

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

## 320 a. 11



Vel. Span III B. 257

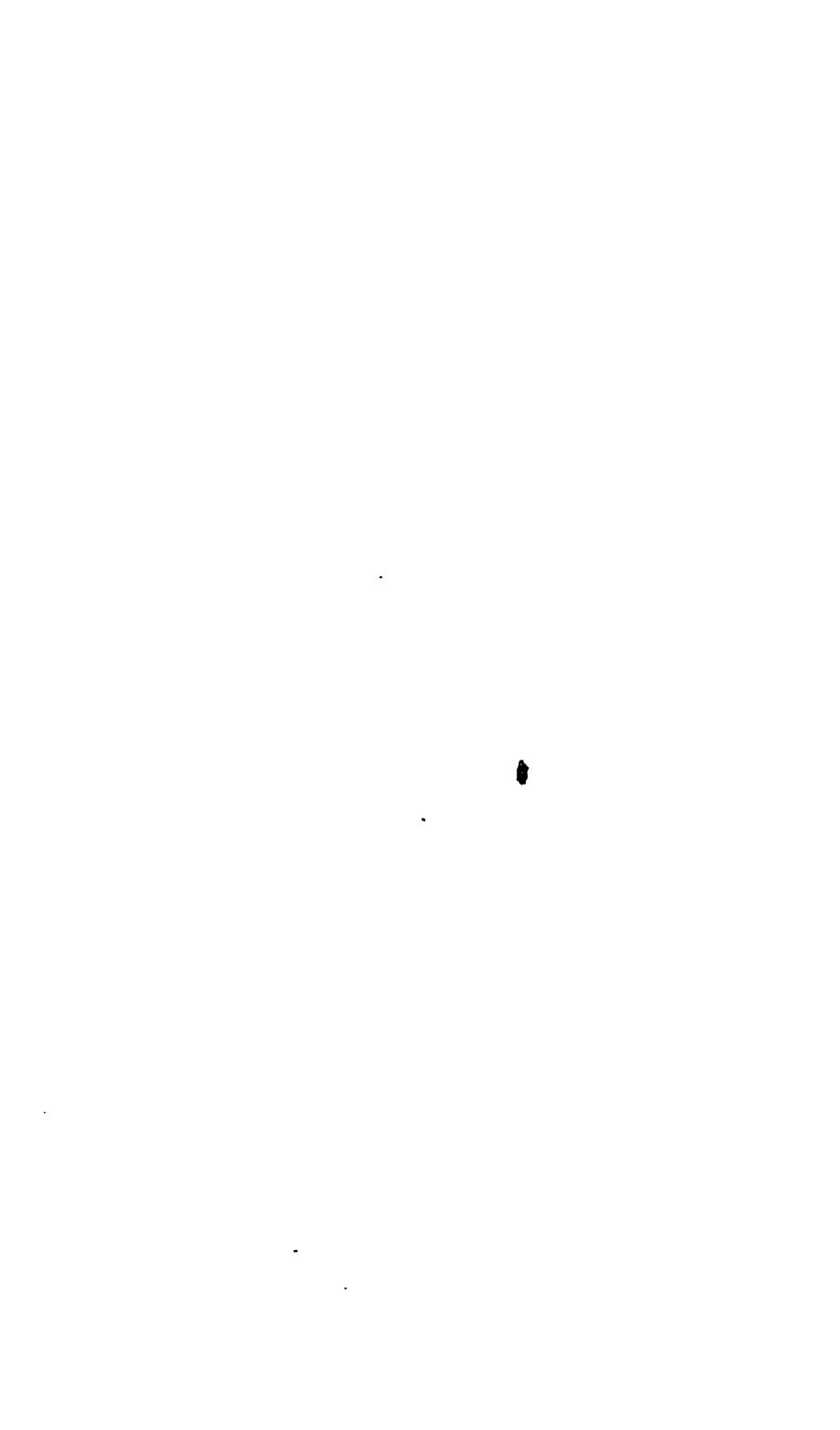

|  |   | • |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## **COLECCION**

DE LOS MEJORES

# AUTORES ESPAÑOLES.

TOMO LVII.

## **OBRAS**

POÉTICAS Y LITERARIAS

DE

DON J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.



Paris. - En la imprenta de E. Thunor y Ca, calle Racine, cerca del Odéon.

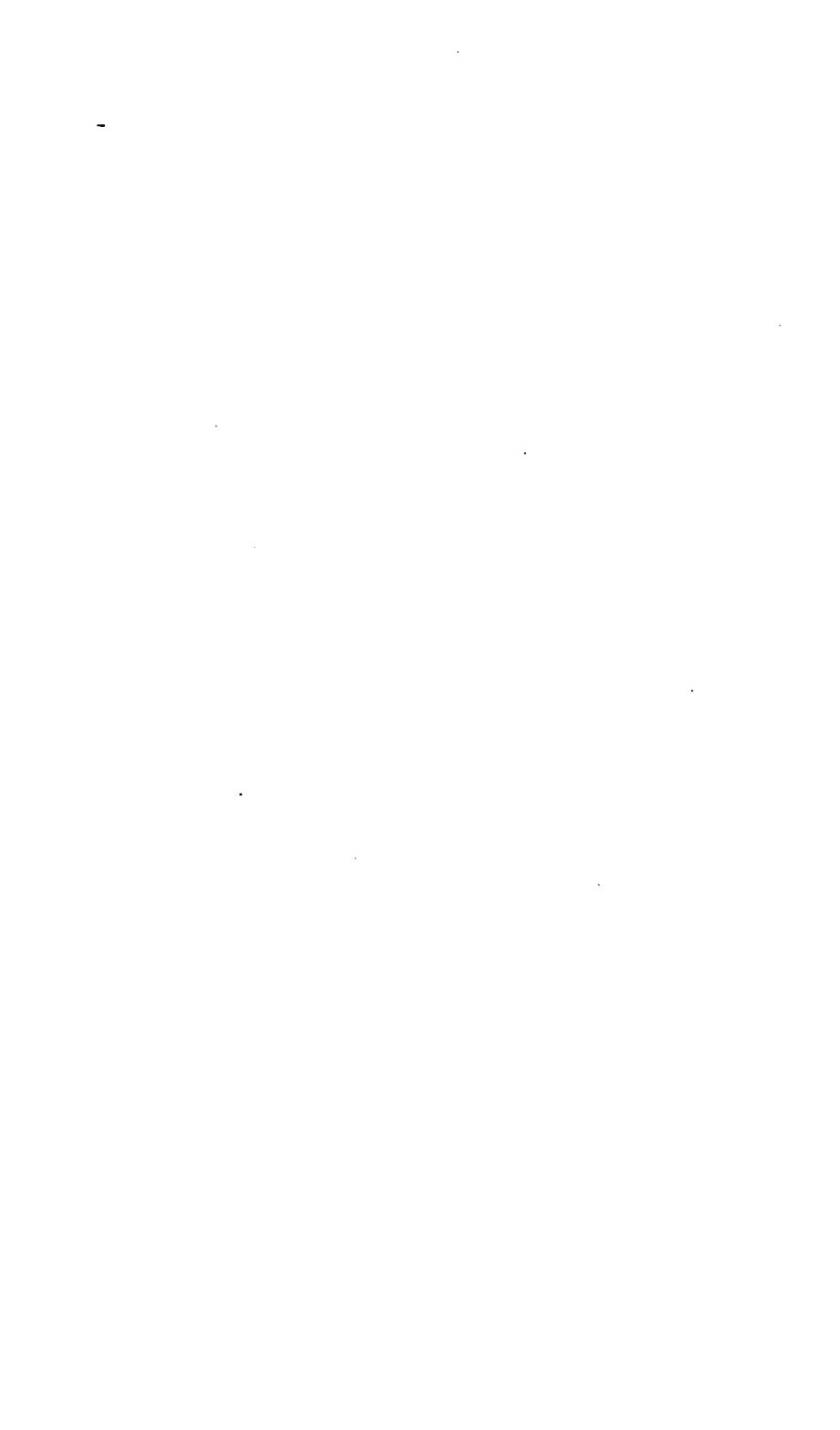



Theriberto Garcia de Inivido.

## OBRAS POÉTICAS

A L'Change Like

v 1084 HER/EFRED

# ARCIA DE QUEVEDO

March & March 19



PARIS
BAUDRY, LIBRERIA EUROPEA,

DRAMARD-BAUDRY Y C', SUCESCRES,

12, CALLE BONAPARTE.

1863



Herriberto Garcia de Interédo.

## OBRAS POÉTICAS

#### Y LITERARIAS

### DE DON JOSÉ HERIBERTO

# GARCIA DE QUEVEDO

TOMO PRIMERO.



PARIS

BAUDRY, LIBRERIA EUROPEA,

DRAMARD-BAUDRY Y C', SUCESORES,

12, CALLE BONAPARTE.

1863

|  | i | . • |
|--|---|-----|
|  |   | •   |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |

### ADVERTENCIA.

Por vez primera ve la pública luz una coleccion de mis pobres escritos poéticos y literarios.

Dos cosas me propongo al hacerla: la primera, reunir en un cuerpo la mayor parte de los publicados hasta hoy, pues con algunos no he podido hacerme, y casi todos los inéditos que tenia en mi poder, á fin de evitar en todo aquello que de mí dependa, el que la humilde reputacion que haya podido adquirir perezca acaso antes de que acabe mi vida: — la segunda, dejar á los futuros críticos, si por suerte creyeren dignos de su atencion mis débiles trabajos, una historia de mi vida literaria.

Considerando la presente edicion, en cierto modo como un prospecto de las que, mas adelante, hiciere yo mismo ú otros, no necesito escusarme del desórden que tal vez reine en la colocacion de las obras; así como, deseando, como antes dije, dejar á los críticos una especie de itinerario de mi, ahora penoso, ahora risueño viage á través de las vastas regiones del pensamiento, esplicado y aún disculpado está el que se encuentren en este, verdadero centon, muchas cosas indignas de imprimirse ó de reimprimirse; si ya no juzgaren los lectores imparciales que ninguna merecia los honores de la publicacion.

Fácilmente podria haber hallado algun escritor que tomase sobre sí la ingrata y aridísima taréa de escribir una introduccion cualquiera á estas mis obras; pero como el tal habia de ser amigo, y por tanto creerse obligado á elogiarlas, segun uso y costumbre general de nuestro tiempo,

hame parecido mas prudente para él y mas digno para el público y par mi, escribir yo mismo este preámbulo que mi editor juzga necesario.

Y como en todo trabajo, poético ó literario, desde el mas encumbrad poema hasta la plática mas humilde, la mas aparejada y eficaz disculpado malo, entiendo yo que sea lo breve; doy fin y punto aquí, deseando mis lectores, si por ventura los tuviere, que recorran las desaliñada páginas que siguen, con la mitad siquiera del honesto contentamiento apacible solaz que sentí yo al escribirlas; y que, mas de una vez mitigo y aún hízome llevaderos los mas agudos pesares ó incómodos sinsabores con que la Providencia suele probar nuestra fortaleza cristiana, para ma encarecer las dádivas y favores que, á trechos, esmaltan el trabajoso sen dero de la vida humana.

J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.

París, 1ºº de marzo de 1862.

## **OBRAS**

## POÉTICAS Y LITERARIAS

DE

## DON J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.

## **DELIRIUM**

LEYENDA FANTÁSTICA.

## AL PÚBLICO.

Hé aqui, mi respetado y querido amigo, un parto de mi pobre ingenio que me atrevo á dedicarte, no confiado en la bondad suya, sino en tu benevolencia; no como un homenage de vil adulacion para captarme tu sufragio, sino como una muestra tan sincera como digna de mi agradecimiento, por la favorable acogida que á mis humildes obras has dado hasta aquí; que si bien mal nacidos odios, invencibles antipatías, ó tal vez solamente el encarnizamiento de mi contraria fortuna, hasta ahora han opuesto vallas insuperables mas de una vez entre tu opinion y mis escritos, impidiéndoles ver la luz; no he olvidado yo las muestras de aprobacion con que mas de una vez me animaste á seguir la estrecha y escabrosa senda de los trabajos literarios.

¿ A quién, pues, mejor que á tí, que eres su padre natural, dedicaria mi obra? ¿ A algun poderoso? no; que no le cumple á un hombre de bien nacido corazon esponerse al menosprecio de los poderosos de la tierra: ¿ à algun amigo? — ¡ son tan raros los amigos! — Responde, público amado, individualmente, por supuesto: — ¿ tienes, has tenido, ó esperas tener, lo que se llama un verdadero amigo? — Creo que no. — Bien mirado, pues, á tí solo debo dedicar mi trabajo: á tí, público ilustrado y como tal tolerante y benévolo: á tí, público imparcial y por ello justo. Si tú me dieres á entender que te ha parecido bien el presente que ahora te envio,

1\*

prometo enviarte otro y otros muchos de asunto y estilo varios: si lo contrario fuere, perdona mi poco acierto en gracia de mi mucha voluntad y honestísimo deseo.

De esta tu casa á 15 de junio de 1850.

J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.

# PROLOGO.

No es nuevo que un autor encargue á un amigo el prólogo de su obra: no es nuevo tampoco ver desestimados los prólogos escritos por mano amigable. Dase por supuesto que si el prologuista juzga ó esplana la obra guiada por la amistad, su juicio no será imparcial, sus observaciones adolecerán de apasionadas, ó cuando menos llevarán el carácter de sobrado benignas. Enhorabuena que lo sean, por eso mismo estarán en su lugar: el prólogo debe dar idea de la obra, no hacer el análisis de ella; debe prevenir en su favor, no perjudicarla en el concepto de los lectores. Con dos fines han de leerse las obras de ingenio : con el de buscar un honesto deleite, ó con el de sujetarlas á un exámen artístico : esto es para los críticos, que son pocos; aquello para las personas aficionadas á los goces intelectuales, cuyo número es grande. De los críticos no hablemos, porque para ellos nadie, ni ellos mismos, escribe; los lectores no críticos lo mejor que pueden hacer es convertirse en amigos del escritor cuyo libro toman entre las manos : enemigos serian de su propio placer si emprendiesen una lectura prevenidos contra ella. Quien asiste á un espectáculo de diversion, persuadido de que va á tener un rato desagradable, se sale con la suya y se incomoda en efecto. Así pues, el prologuista y el lector deben ser dos amigos del autor del libro: el uno, que lo ha leido antes, informa favorablemente al otro, para que lo lea con gusto despues.

Inconvenientes hay, sin embargo, en dar el informe de que se trata, porque siendo la novedad lo que principalmente se busca en los escritos de pura invencion, se usurpa ese placer al lector cuando anticipadamente se le dice lo que va á encontrar en el libro. El remedio es muy fácil. Ya he declarado que soy amigo del autor, ya he dado á entender que me propongo elogiar la obra porque lo considero útil y necesario: añado ahora que tengo mis elogios por justos y merecidos, y hago punto redondo, suplicando al lector que deje aquí el prólogo y salte á la introduccion de la leyenda. Si acabada esta, quiere ver si su juicio conviene con el mio, vuelva el principio y reciba pacientemente, despues de aquellos hermosos versos, estos mal trazados renglones de prosa.

La leyenda Delirium pertenece à los tiempos del Gran Capitan; pero ni an las historias generales ni en las privadas que traen los sucesos de aquella

época, hallará el lector noticias del conde Arturo, ni de Azelia, su padre ó su hermano. A pesar de esto, la historia de Arturo no es fabulosa, es verdaderísima en todas sus partes: aquellos lances han ocurrido y ocurrirán muchas, infinitas veces: la historia de Arturo es la del hombre, es la representacion de las pasiones humanas en el borrascoso período de la juventud. Arturo ha llegado á la edad en que trocándose ya el niño en varon, se desata de pronto en su alma un tropel de vehementes ideas, contra cuya fuerza lucha por largo tiempo, generalmente en vano. Su ignorancia, su completa inesperiencia de las cosas del mundo, no le deja conocer que precisamente entonces es cuando mas necesita de guia, porque se halla mas próximo á estraviarse : la paz deméstica fatiga y ofende á su corazon logoso; el amor de una madre tierna no basta para el que sueña con otros amores ; abandona su casa, huye de su madre, y parte á buscarlos. Tan grave culpa le pone en poder del comun enemigo : el Diablo (en quien el autor personifica la propension criminal que engendran en nosotros las pasiones malas ó mal dirigidas) acompaña al prófugo en su camino, para no separarse de él hasta que torne á la virtud y á los brazos maternos. Sin padres ni maestros y con el demonio al lado, ¿ qué será de Arturo, jóven é inexperto, esclavo de sus apetitos, cada vez mas fuertes, y provisto de medios para saciarlos? Codiciará cuanto halague sua sentidos; empleará toda clase de arbitrios para conseguir lo que anbele; hastiado con el uso del goce, pasará de un objeto á otre sin hallarse contento nunca: ni entre las delicias del primer amor, ni en la algazara de los crapulosos banquetes, ni em medio de los alegres cánticos del ejército que triunfé en los campos de Cerinela. Su amor, inocente y noble al principio, se hará culpable y pérfido al fin: sacará á su amada de la miseria para hundirla luego en el deshonor: el que no pudo vivir con su madre, menos podrá morar con la que pretendió para esposa. El que llenó de amargura el corazon de una virtuosa doncella, no reparará en verter la sangre de un jugador insolente: perseguido por la justicia, podrá librarse de sus ministros; pero donde quiera que huya se hallará siempre con su conciencia, y en ella con acusador, juez y verdugo. Desesperado, insufrible á si propio, querrá poner fin á sus remordimientos terminando su vida: las virtudes de una madre y una amante, cruelmente ofendidas ambas, obtendrán del cielo que aparte del precipicio al desventurado jóven, que ha llegado al último grado de infelicidad y despecho, precisamente por no haber padecido ninguna desgracia. Triunfos de toda especie le han acompañado en su carrera por el mundo; y no obstante ha llegado á mirar con odio al mundo y la vida, que no le han dado la felicidad, porque él la buscaba estraviado en la senda fatal del crímen. ¿Qué le toca hacer para llegar à la dicha? Volver piés atràs: desandar el camino andado hasta ponerse donde cometió los primeros errores: buscar ásu madre, buscar ásu amada, que le reciben con los brazos abiertos. Fué lejos á buscar su ventura, y solamente la pudo hallar en su casa: pasó siete años de inquietud y fatigas, y hubiera podido esos siete años haber gozado de las caricias de un hijo, las bendiciones de una madre y el cuidadoso regalo de una consorte: siete años ha perdido irreparablemente, desterrado

por si del Eden de la vida, padeciendo en el orco el suplicio de Tántalo; ver desaparecer el bien al ir á tocarlo.

Tal es el pensamiento y el plan; tal es el fin de este poema; pensamiento filoséfico y grave, plan sencillo y juicioso, fin loable y útil. No es nueva la idea, ni puede serlo; hace muchos años que existe el mundo, para que hasta hoy no se haya pintado el interesante cuadro de las borrascas de la juventud; pero el autor lo ha concebido y representado en forma distinta que sus predecesores. El Fausto, el Mefistófeles, la Margarita y el Valentin de Goethe son diferentisimos de nuestro Arturo y su madre, nuestra Azelia y su hermano: en el Criticon de Gracian se describen las cuatro estaciones de la vida del hombre : aquí solo la primavera : en la Leccion de amor de Mayer además de ser otro el plan, se ve á la muger, y no al hombre : fuera de que ni el autor de Delirium ha tenido presentes las dos últimas obras, ni las conocerá la mayor parte de los que leen por pasatiempo. Los caracteres principales están espresados con verdad notable. Arturo, fogoso, audaz, altanero y soberbio, como hombre, como jóven y rico; Azelía, dulce y resignada cual muger é infeliz. El uso frecuente del diálogo da estraordinaria viveza al poema, que es y debe ser narrativo cuando hay que pintar al hombre esterior ó la naturaleza: la parte lírica es verdaderamente cantable, y comprende cantos hermosos. Es, pues, en mi pobre opinion la leyenda que lleva por título Delirium, un poema en que acertadamente se mezclan el drama, la epopeya, y la oda, género no comun en España. Moral en la doctrina, verdadero en las imágenes de personas y cosas, agradable en el metro por ser vario y bien trabajado, reune las condiciones necesarias para la utilidad y el recreo de los lectores, á cuya benignidad se recomiendan, el autor y su amigo

JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

-----

## INTRODUCCION.

Told by an idiot, full of sound and fury Signifying nothing.

SHARSPEARE, Macbeth.

### PERSONAGES.

EL COMB ARTURO. SU MADRE.

EL ANGEL CUSTODIO. EL DIABLO DEL ERBOR.

Stless, Ondinas, Diables, etc., etc.

Habitacion Injosamente amueblada al estilo del siglo XV. — ARTURO dormido. — El Diablo del Brace. — Silfos. — Ondinas. — Diablos. — La Madre de Arturo. — El Ansel Custodio.

Coro de Silfos.

Aliente el césiro Sobre su frente, El aura plácida Su sangre ardiente Refrescará.

Coro de Diablos.

Luzca el relámpago, Retumbe el trueno, Implore el mísero De susto lleno Nuestro poder.

(Relámpagos, truenos.)

Coro de Ondinas.

Girémos rápidas En torno al lecho, La danza alígera Mueva en su pecho Insano ardor.

(Bailan.)

Diablos. — Ondinas.

Y en el terrible vértigo
Dó la razon naufraga,
Dejad que sus indómitos
Deseos satisfaga;
Y altivo al par que necio
Consuma á infame precio
Su fuerza y juventud.

Coro de Silfos.

¿Y cederémos tímidos

Ante la impia turba?
Ved cual su frente pálida
Se agita y se conturba;
Corramos, si, corramos,
Y un ángel le traigamos
De paz y de salud!

(Vanse.)

Arturo. (Dormido.)

¡Oh, qué opresion!...

Fluctúa...

Diablos. — Ondinas.

Su esp<sup>r</sup>ritu Ya es presa del encanto; Ya en el oscuro vórtice

Arturo.

En tal quebranto ¡Ay mé! nadie me escucha! En la tremenda lucha, ¡Oh madre, madre, acórreme, Sálvame por piedad!

La Madre. (Entrando.)

Arturo! ¿ me llamabas, hijo mio?
Hijo de mis entrañas, héme aquí...
Mas ¡ay! dormido está, y un sudor frio
Corre por su semblante juvenil...
Arturo!... Arturo!...

Arturo, (Despertando.)

¿Quién?... sois vos, señora? ¿Estábais vos aqui?... La Madre.

No, por mi fe, Atrájome tu voz encantadora En sueños...

Arturo.

¡Fué un ensueño may cruel!

La Madre.

En sueños me llamaste...

Arturo. (Como recordando.)

En mi agonía Recuerdo, madre, que os llamó mi voz... Pesadilla horrorosa...

La Madre.

Vida mia, Cuéntame lo que el sueño te mestré.

Arturo.

Era la noche: — Su tupido velo
Daba color igual en las tinieblas,
Al verde campo y al azul del cielo,
Y al blanquecino manto de las nieblas.

De pié en la cima de un altivo monte, Soñé que me encontraba, madre mia, Siendo yo de mi mismo el horizonte, Pues ni mis propias manos descubria.

Mas el lóbrego manto desgarrado Por un lampo terrible, pude ver Sobre mi frente el cielo encapotado, Y un abismo sin fin bajo mis piés.

Y un lampo de otro lampo en pos seguia, En derredor cayendo rayos mil, Y el pedestal inmenso dó me erguia Escuchaba temblando recrugir...

La Madre.

1Qué horror!...

Arturo.

Del fondo del abismo oscuro Un vapor ligerísimo se alsó, Y fué formando un ondulante muro De la altanera cima en derredor:

Y vaporosas cual la blanca espuma Que se forma en el seno de la mar, Mil virgenes salieron de la bruma, Y enmudeció la ronca tempestad.

¡O madre! ¡qué vision! leves cendales Mas finos y mas diáfanos que el tul Revestian las ninfas celestiales, Matizados de blanco y puro azul: Y al través de los pliegues ondulantes De las cándidas túnicas, se vian Los amorosos senos palpitantes Que de rosado nácar parecian.

De ébano y oro puro los cabellos Coronados de mágicas guirnaldas, Dó brillaban con fúlgidos destellos Diamantes y rubies y esmeraldas:

Y, de su orígen celestial emblema, Sobre las puras frentes relucia Una estrella de luz, régia diadema Mas brillante que el sol padre del dia.

Y como en la estacion de los amores De clavel en clavel, de rosa en rosa, Va inconstante libando sus olores De oro y asul pintada mariposa;

Sobre el piso de nubes vacilante Desplegando las alas purpurinas En fantástica danza, fascinante, Se agitaban las fúlgidas Ondinas.

Y un coro de seráfica armonía En los aires unidas elevaron...

La Madre.

Es un delirio, Arturo...

Arturo.

Madre mia, Escuchad... escuchad!... Así cantaron:

Coro de Ondinas.

Jóven dichoso,
De las mugeres
Fiel amador;
Pues jóven eres,
Tras los placeres
Vé con ardor.

Una Ondina.

Ve, si la trompa bélica
Da la señal temida
De la ardua lid, cuán rápido
Se lanza á toda brida
El alazan fogoso,
Un surco polvoroso
Dejando en pos de si:

Ve el campeon intrépido Que oprime sus hijares, Cómo se lanza impávido En medio á los asares, Y así, nuevo centauro, Va á conquistar un lauro En la revuelta lid.

#### Coro de Ondinas.

Joven, no temas;
Sigue el camino
Que hoy el destino
Te señaló:
Sigue animoso
Por el sendero
Que placentero
Te muestra amor.

#### Una Ondina.

Y el galardon que el ánimo Enciende del soldado, ¿Qué es junto al premio altísimo Que te promete el hado! Presto en pos de él te lanza, Y eterna bienandanza Podrás asi gozar.

¿ Y qué, vaclas trémuio, Hombre sin fé ni brio? ¿ Al entusiasmo férvido Que abrasa el pecho mio Sigue tu pecho en calma, Y no atormenta el alma Necesidad de amar?

#### Coro de Ondinas.

Fragantes flores
De mil colores
El prado esmaltan;
Ve cómo saltan
Los arroyuelos:
Cómo, sin zelos,
Só la enramada,
En acordada
Dulce armonía,
Con alegría
Los ruiseñores
Cantan loores
Del niño dios.

La Madre.

Es un delirio, Arturo!...

Arturo.

Mis sentidos Aquel canto suspensos escuchabán, Y penetrar misterios escondidos Mis instintos indómitos ansiaban;

Pero una voz del pecho en lo profundo Clamaba sin cesar : « tente infelia!...»

#### La Madre.

Era la voz del Salvador del mundo, ¡Ay, si la desoyeres, ay de ti!

#### Arturo.

Y entre el voràz desso que meitaba, Y la severa voz que reprimia, De en medio á mis tormentos yo clamaba Por mi Dios tutelar, la madre mia!

#### La Madre.

Y á tu lado me ves. — Desecha, Arturo, Ese febril delirio de un ensueño. Duerme, duerme, hijo mio, y que tu sueño Sea cual tú, inocente, casto y puro.

Arturo. (En sueños.)

Jóven, no temas; Sigue el camino Que hoy el destino Te señaló...

La Madre.

Delira...

Arturo.

Flores
De mil colores
El prado esmaltan;
Ve cómo saltan
Los arroytelos:
Cómo, sin zelos,
Só la enramada,
En acordada
Dulce armonía,
Con alegría
Los ruiseñores
Cantan lobres
Del niño dica.

La Madre. (Arrodillandose.)

¡Señor, Señor! del trono dó te asientas Cercado de querubes; Desde donde desatas las tormentas Y das voz á las nubes;

Y luz al sol, y giro á las esferas, Borrascas á los mares; Inviernos á la tierra y primaveras, Y ley á los azares;

Resplandores vivíficos al dia, A la noche tinieblas; Calor fecundizante al mediodía, Al norte pardas nieblas;

Al hombre la razon, instinto al bruto, Corriente al manso rio, Nieve al invierno, y al otoño fruto, Y ardores al estio; Y al íris esplendente sus colores, Verdura á los collados, Plantas al bosque, y á las plantas flores, Y césped á los prados:

Tú, Señor, cuya mano prepotente Rige infinitos mundos; Para cuya pupila incandescente Misterios no hay profundos:

Ante quien es igual el soberano
Que acata un pueblo todo,
Al misero reptil que en el pantano
Se apacienta de lodo:

Vuelve, Señor divino, á mí tus ojos De la celeste altura; Vuélvelos, y contempla sin enojos Tu pobre criatura.

En la tribulacion busca consuelo, Señor, en tu regazo; Acórrala en su cuita desde el cielo La fuerza de tu brazo.

¡ Escúchame, Señor, y al hijo mio Vuelve la paz del alma; Calma en su pecho el huracan bravio, Tuya será la palma!

El Angel Custodio. (Entrando.)

Madre, tierna madre,
Enjuga tu lloro;
Al celeste coro
Tu ruego subió:
No temas á genios
De estirpe bastarda,
Que el cielo en su guarda
Un ángel envió.

Coro de Silfos.

Enjuga Tu llanto, Nosotros En tanto Los genios **Fatales** ne adnesios Umbrales Harémos Salir. La hueste Maldita. De raza Precita. Haremos Hoy mismo Al lóbrego

Abismo Frenética Huir.

(Arrojan d las Ondinas. — El Diablo del Error se oculta detrás de la cama.)

La Madre.

¿ Qué vos tan celestial calmó en mi pecho La turbia confusion, la inmensa angustia? ¿ Qué aura la flor de mi esperanza mustia Hizo reverdecer?

¿ Es tu voz, o Señor, que desde el cielo Responde favorable á mi plegaria? ¿ Es la voz que en la noche solitaria A veces escuché?

(Se acerca à Arturo.)

Duerme el hijo mio...

Coro de Silfos.

Enjuga tu lloro;
Al celeste coro
Tu ruego subió:
No temas á genios
De estirpe bastarda,
Que el cielo en su guarda
Un ángel envió.

#### La Madre.

Duerme tranquilo, duerme, Arturo amado, Bajo el amparo del celeste escudo, Huyan tu lecho el velador cuidado, El cruel delirio, y el insomnio rudo. (Váse.)

El Diablo del Error. (Al oido de Arturo.)

Despierta, despierta, Que corre veloz El tiempo, y la luna Al cénit llegó. — Media noche suena, 1 No escuchas mi voz?

Arturo. (Despertando.)

¿Dejaré á mi madre, Sin darla un adios?

El Diablo.

Vé que el tiempo vuela, Media noche dió...

Arturo. (Levantándose.)

Sigamos el sino: ¡Protégeme, o Dios!

(Se pone unas botas de montar con espuelas, se ciñe la espada. — Toma la capa y el sombrero, y va á salir.) Coro de Silfos.

¿Dó vas, hijo ingrato? ¿Dó vas insensato De la muerte en pos? Mira que en tu daño Un pérsido engaño El insterno urdió!

Arturo. (Vacilando.)

2 Marcharé?...

El Angel Custodio. (A los Silfos.)

Dejadle,

Yo le salvaré!

El Diablo. (A Arturo.)

¿Qué? ¿tiemblas, cobarde,

Y de brio alarde

Querlas hacer?

— Quédate en buen hora...

Arturo.

¡No! la encantadora Vision seguiré!

(Váse apresuradamente, y el Diablo le sigue.)

Coro de Silfos. Partió decidido... ¡Dios vaya con él!

## **DELIRIUM**

•0}**0**{0•

LEYENDA FANTASTICA.

## PARTE PRIMERA.

### PERSONAGES.

EL COMPE ARTURO.

SU MADRE.

EL ANGEL CUSTODIO (BAJO LA FIGURA DE GUAL-TERO).

Et DIABLO DEL ERROR.

EL BARON. AZELIA.

EL POSADERO.

Su MUGER.

MARTA

Jugadores, mozas, un escribano, alguaciles, etc., etc.

#### CUADRO PRIMERO.

Una intrincada selva. — Ruge la tempestad. — Relámpagos,— truenos,— llueve á cántaros. — Arturo con las botas llenas de lodo y una fusta en la mano.

Arturo.

¡Rayo de Dios! perdido mi caballo, Que en la selva al cansancio sucumbió; Y en lo oscuro, ni sé donde me hallo Ni dó un asilo encuentre protector.

La luz de los relámpagos aumenta

De la noche la negra oscuridad, Y desmayado el corazon alienta Afanoso en la horrible tempestad.

Pero... si no me engaña mi deseo, Por la selva y en rudo galopar, Oigo varios caballos... nada veo, [va? Mas se acercan... ya llegan... ¡Eh! ¿quién

El Diablo del Error en trage de criado estrangero. Cabalga en un caballo negro, y lleva de la brida otro del mismo color completamente enjaezado.

Diab. Gente de par: — y por Pluto Que respondo mal mi grado: Hasta los buesos calado Vengo...

¿Pues yo, estoy enjuto? Art. Pero vos jadónde buene Tan de prisa caminais? Acercaos, ¿ qué dudais? Diab. Estoy de temor ageno. Art. Adonde vais? Diab. No lo **sé**:

Que soy, señor, estrangero.

*Art.* dTan de prisa y forestero? Mal se conoce... Diab. ¿Por qué? Entré en el bosque ha un instante Con un conde á quien servia: Mi señor iba delante Y yo detrás le seguia; Mas apenas en lo oscuro De la selva nos entramos, Cuando súbito encontramos Con un animado muro. Por nuestros contrarios sinos Era una banda temida De esos que el vulgo apellida Salteadores de caminos. Mandáronnos detener Con un ¿quién va? como el vuestro. Y era en verdad lo mas diestro Oue pudiéramos hacer: Mas mi señor ofendido De su poca cortesia,

Dejó en el suelo tendido De un mandoble, y riza hiciera De toda aquella canalla, Si al comenzar la batalla Una bala no le hiriera. Yo, que le vi malparado, ¡Rindámonos! le grité;

Al que mas cerca tenia

Mas él no me oyó, y á fe Que mal no le hubiera estado:

Pues muy luego y dando un grito Que me llegó al corason, Al suelo desde el arzon

Rodó diciendo: ¡Huye, Brito! Apenas le vi caer

De espuelas al potro dí, Y hasta no llegar aquí No he cesado de correr.

Art. aY cómo á esotro bridon Pudistes echar la mano? Diab. El me siguio...

Art. Obraste... Cual villano

Diab. No era cension De echarla de caballero: El peligro era inminente, El murió; no soy valiente, Y escapar es lo primero. Art. Dejar así abandonado A tu señor...

Diab. Fue muy justo: El sucumbió por su gusto, Le está muy bien empleado. Mas ved si quereis montar En este hermoso coreel, Pocos habrá como el. ¿ Quereis mi oferta aceptar?

Art. Pues no tengo otro camino, Aceptar es lo mas cierto: ¡Vamos, caballo del muerto, A donde quiera el destino!

(Monta, y parten él y el Diablo á tod brida).

Partieron... allá van... y en la carrera Es la luz del relámpago su guia, Y al rudo galopar de los bridones, Brotan del suelo abrasadoras chispas. Al paso de los brutos infernales Los centenarios robles se desvian: Con hondo recrugir, las duras peñas De sus eternas bases se desquician. Y las fieras del bosque soberanas, Al hórrido fragor despavoridas, Huyen hácia las hondas espesuras, Dó jamás penetró la luz del dia. Ya atrás la selva dejan; ya se lanzan Galopando al través de la campiña: Ya del hinchado mar ven á lo lejos Las rebramantes olas que se agitan Osadas levantando hasta las nubes Titánicas montañas cristalinas: Mas que el rayo veloces, el espacio Cruzan; ya tocan la arenosa orilla.

Del húmedo márgen los negros bridones A lo largo siguen y á todo correr, Rugen en los aires truenos y aquilones, Los revueltos mares rebraman tambien.

Las anchas narices los bélicos brutos Frenéticos abren al turbio huracan: Los flexibles cuerpos de sudor enjutos. Mientras mas galopan mas rapidos van.

La lluvia abrasada, los hórridos vientos Que silban á impulsos del recio aquilon. Los rostros desnudos azotan violentos De entrambos ginetes con rudo teson.

La arena que isvantan les cascos acerados,
Las cándidas espumas
Que saltan de la mar, [blados
Se mesclan y confunden cual lóbregos nuQue impele el soplo túrbido
De horrible tempestad.

A veces mira el jóven brillar allá á lo lejos
Los ojos de su guia
Con turbio resplandor; [reflejos
Cual brilla para el náultago con lugubres
En enemiga playa
Un faro engañador.

Y como dos fantasmas, del horizonie oscuro, El hombre y el espiritu Deslizanse al través; El Diable va delante, detras le sigue Arture, Y al viento mismo escaden En brio y rapidez.

Así encadenado por fuerza invencible El jóven se lanza sin frio tamor, Y mientras le arrastra su dueño invisible El pobre insensato se juzga señor.

Alienta su pecho con brios de bravo, Que tiene de sobra, vigor, juventud; Y empero camina cual mísero esclavo A odiosa, cobarde, vil esclavitud.

La esclavitud bestial de los sentidos, El engañoso halago del placer; Sentina dó se mezclan confundidos El sér divino y el humano sér.

Fétido ambiente que la flor marchita De la inocencia que nos diera Dios; Fatal sentencia que dejara escrita El que primero contra Dios pecó,

Del legado funesto reclama Ambicioso su parte el mortal, Y arde impuro en mortifera llama Que alimentan los genios del mal.

¡Insensato! — Del limpio sendero Sin saberlo se aparta del bian, Y se ciñe del vicio embustero Ponzoñosa guirnalda á la sien.

Traspasa los límites justos Que al hombre fijó la rason; Su Dios, su moral, son sus gustos, Su ley, del inflerno la vos.

La copa del mal fementida Apura buscando salud, Y encuentra la muerte en la vida, Que allí sucumbió su virtud,

Y se afana el insensato
Por recobrar su alegría
En la embriaguez de la orgia,
En los goces del festin;
Mas á su vista anublada
Perdió el íris sus colores,
Y á su olfato no hay olores
En las reinas del jardin.

Ya para el miserable
Perdió naturaleza
Su encanto y su belleza,
La aurora su arrebol:
Sus flores primavera,
Los campos su verdura,
Las fuentes su frescura,
Y hasta su luz el sol.

De su triste vida
Forman los placeres,
Perdidas mugeres,
Brutal embriaguez;
Del juego ominoso
Las rudas mudanzas;
Las lúbricas danzas;
El crímen tal vez!...

Y en la fantástica Velos carrera, Siguen con fiera Temeridad:

Mas ya la atmósfera Se va aclarando, Que va calmando La tempestad.

Los trotones
No descansan,
Ni se cansan
De correr;
Ya la noche
Desparece,
Que amanece
Ya se ve.
De lejos
Al cielo
Remontan
Su vuelo
Las negras

Agujas De altiva Ciudad: Los nobles **Viajeros** Galopan Ligeros, Se acercan, Ya tocan Al muro Real. — Llegan, Entran. Siguen, **Juntos** Van los Dos: Paran. Llaman, Abren... r Cielos ! i Dulce Voz 1

«¿Es la voz de un arcángel la que suena? » Arturo al posadero preguntó: — « No, señor: » — ¿Es la voz de una sirena Que un himno sacro entona al padre sol?

- « No, señor: es muger: una sencilla
Jóven, á quien la suerte trajo aquí. »
- ¿ Debe ser de hermosura maravilla?
- « Es mas bella, señor, que un serafin. »

Diab. ¡Por Luzbel!... No es tiempo ahora De esas cosas, amo mio; Tengo un diabólico frio... Art. ¡Habita aquí esa señora?

#### (Al Posadero.)

Diab. Ya os lo dijo...

Art. ¡En la posada

Nos podreis acomodar?

Pos. Si, señor.

Diab. No hay mas que hablar.

Pos. ¡Necesitais algo?...

Art. Nada.

Diab. ¡Nada?... me gusta!... buen viejo,

Hay sed y tenemos hambre;

Enviadnos algun flambre

Y una azumbre de lo añejo!

#### CUADRO SEGUNDO.

El cuarto de Arturo en la posada. — Antuno escribiendo: — El Dianto calentándose en la chimenea.

#### Arturo.

¡Amor, amor! lumbrera de mi vida!
¡Oh!; cuánto el alma en tu calor se inflama!
Centella del Olimpo desprendida
Que viene á iluminar solo al que ama;
Pequeña chispa que saltó encendida
Del foco inmenso de la eterna llama,
Cuyo principio perennal, fecundo,
Arde en el seno del Criador del mundo!

¡Amor! amor! — palabra incomparable
Que todo un mundo de placer encierra;
Manantial de delicia inagotable
Que fué dado al mortal sobre la tierra;
Consuelo en el dolor inconsolable,
lris de paz en la mundana guerra,
Fragante flor en el Eden nacida
Que aun puro guarda el gérmen de la vida!

Amor.....

#### Diablo.

¿Qué es el amor...?— febril delirio, Infausto frenesí, pueril locura; Perpetuo y agudísimo martirio Tal vez por un instante de ventura. Bello es al parecer: cándido lirio, Bríndase al hombre con falaz dulzura; Y al verle entre sus grillos aherrojado, Duro cual es se muestra y despiadado.

Es bella flor, mas de letal perfume Que envenena el ambiente que la halaga; Fuego sí, mas un fuego que consume; Es la caldera de la astuta maga Esposa de Jason. — ¿Quereis que sume, De ese voraz incendio que os amaga, Los estragos que guarda la memoria? Pues escuchad...: es peregrina historia.

Por amor perdió Adan el paraiso, Que amor fué la ocasion de su pecado: David, el santo rey, apenas quiso A una muger, obró como un malvado: Sin fuerzas, por amor, se vió sumiso De Israël el varon mas esforzado, Y fué el amor quien encendió la pira Del esposo infeliz de Deyanira.

Por hacer de su amor injusto alarde Perdió el jóven Tarquino la corona; Antonio, por amor huyó cobarde, Que contra el niño dios nadie blasona; Por amor...

#### Arturo.

Basta, basta; vienen tarde Esos rancios ejemplos que amontona Tu vasta erudicion: ya no hay remedio, Y tu largo sermon me causa tedio.

Mas al hablar de mi amor Olvidas cuál es mi bien: ¡Hubo acaso en el Eden Mas pura y fragante flor? ¡Viste en muger tal candor? ¡Oiste virtud igual? De su pecho virginal He sido el amor primero, Y te juro que la quiero Cual nunca quiso un mortal.

Diab. Está bien; mas no es razon Que así por una querida, Pascis aquí vuestra vida En un oscuro rincon. Dominad vuestra pasion; Amad, si, mas el placer; Que no hay ninguna muger, Ni aun vuestra Azelia, señor, Que merezca tanto amor, Tan insensato querer. Hace un mes que aqui llegamos Cuando del bosque vinimos; Un mes há que vegetamos, Porque no sé si vivimos: Un mes que nos propusimos ir por el mundo á viajar; Mas, segun llego á alcanzar, Por la primera muger Que aqui llegásteis á ver, Os quereis aquí quedar.

Art. ¡Y bien i ¿qué harás si me quedo?

Diab. Irme sin vos, es muy llano :
Vos sois señor, yo villano,
Y violentaros no puedo.

Art. ¿Y si yo partir te vedo?

Diab. Será en vano. — Desde hoy,
Señor Conde, libre soy,
Que no quiero mas servir...

Art. Y adónde solo has de ir?

Diab. A donde se viva voy!

Art. (Habla de veras, por Dios,
Y si marcha soy perdido,
Que es mozo muy bien nacido
Y sirve y vale por dos.)
Partes?...

Diab. Decididlo vos.

Art. ¿Cómo yo?...

Diab. Si prometeis

Que siempre aquí no estareis

Soy vuestro humilde criado...

Art. A partir quedo obligado...

Diab. Bien está: — no lo olvideis.

(Arturo sigue escribiendo. — El Diablo vuelve á sentarse al lado de la chimenea en actitud pensativa. — Habla consigo mismo.)

#### Diablo.

Esa muger!... los ángeles del cielo Menos cándidos son que su alma pura; Vino á la tierra de virtud modelo Y acabado modelo de hermosura: Es para el mal su corazon de hielo, Para el bien, infinita su ternura, Angel, en fin, de carne revestido, Mas en el seno del Señor, nacido.

El amor de esa niña encantadora
De la virtud le volverá á la senda;
Cada dia será mas seductora,
Y mas arduo que de ella se desprenda:
Arranquémosle, pues, mientras es hora,
Cerrémosle el camino de la enmienda,
Que inevitables son nuestros engaños,
Cuando se tienen solo veinte años.

Pero huir... siempre huir!... la soberana
Raza que contra Dios un tiempo alarde
Hiso de su poder, ante la humana
Virtud de una muger huirá cobarde?
¡Lejos de mí flaqueza tan villana!
Ya dentro al corazon indómito arde
El fuego del valor. — ¡A la pelea!
Y huya confuso el que vencido sea!

#### Arturo. (Leyendo.)

¿Por qué así de mi amor dudais, señora, De este amor que es el alma de mi vida? ¿Por qué desconflais del que os adora, De aquel cuya existencia maldecida Embellecísteis vos, cual de la aurora Engalana la luz enrojecida Los mares y los campos y las flores, Con cambiantes de mil y mil colores?

No mas desea el ciego infortunado
Del dia contemplar la lumbre pura;
Ni el que vive entre grillos aherrojado
Libre aspirar del campo la frescura;
Ni en estrangera playa el desterrado
Ansía al patrio suelo en su amargura
Volver; ni en el desierto el peregrino
Hallar en su abandono algun camino:

Como yo vuestro amor! — En la mañana De mi desierta vida, pura estrella Aparecisteis vos, rosa temprana, De las flores del mundo la mas bella: No asi me rechaceis tan inhumana, No desoigais mi férvida querella; Si no pagais mi amor, tomad mi vida, Que sin el me es odiosa y maldecida!

#### Diabla. (Baja.)

¿Qué tal? — Es una epistola excelente! ¡A fé de diablo, que me deja estático! Habiendo amor, cualquier barbiponiente Se muestra consumado diplomático: Estilo, por Luxbel, sobresaliente, Es á la vez jacedemonio y ático! Voy viendo que en materia de vecabies Los diablos somos unos pobres diablos.

El don de la elecuencia se ha perdide De Luzbel en la estirpe soberana, Desde que á Eva en el Eden florido Sedujo la serpiente nuestra hermana: Quitónoslo Jehová ; mas lo ha cedido A otra raza peor, la raza humana, La cual usa del don en tal manera Que es como si en nosotros existiera.

Esa misma beldad, ora tan pura, De virtud fortaleza inespugnable, Al rudo embate de la liama impura Será como las otras inflamable: Tal como Eva cayó desde su altura, Caerá tambien, que tode es deleznable Lo que cobija la azulada esfera, Y en esto la muger es la primera.

*Art.* Lieva esa carta á mi bien

(Dándole la carta.)

Al punto...

Diab. Ya soy correc. Art. Tan velos como el desso;

Aquí te aguardo. Diab. Está bien. (Sale.) Art. ¿Quién habré en el mando, quién Cual yo feliz, si á mi amor Es sensible su candor? Mas si al contrario, insensible... ¡La duda sola es horrible! ¡Dáme, o suerta, tu favor!

### CUADRO TERCERO.

Habitacion modestamente amueblada. — El anciano Banon reclinado en un antiguo sitial con ruedas, al lado de una chimenez spagada. — Azzuia apoyada en el respaldo del sillon. 🕳 En un rincon del cuarte un arpa. - Frante á la chimanes una ventana per la oual penetran los rayos del nacionte sol. - Hace un hermoso dia

Az. ¿Cómo os sentis, padre mio? ¿Aun os aqueja el delor?

Baron. Así, tal eual... Voy mejer... Pero, siento mucho frio.

¿Por qué está el fuego apagade?

Az. (¡Ay de mí!) Padre... no sé... Crei... (Gran Dios... no podré...)

Baron. ¿Qué... lo habias olvidado?

Az. No señor... pero...

Baron. Ah! ya entiendo...

No podemos calentarnos... Fuerza será resignarnos.

Az. (¡Madre, perdon!... Me desprendo De esta memoria querida, De mi mas caro tesoro: Mas esta cruz es de oro Y puede salvar su vida.)

(Se quita del cuello una cruz, y loca con fuerza la campanilla.)

Criado. ¿Qué manda ucé? Vé volando Por leña y súbela luege.

(Le da la cruz, recatándose de su padre.)

Baron. ¿Con que al fin tandremes fuego? Az. Si, señer.

Baron. ¿Estás Morando? Az. ¡Perdonad!... Lágrimas som Que vos no debisteis ver; Mas no es dado contener El llanto del corazon.

Baron. Fué repentina afficcion...

Az. Misterios del pecho humano. Son,... un recuerdo lejano De los tiempos que ya fueron: Aquellos dias que huyeron Por nuestro mai tan temprano.

Baron. Desecha ese pensamiento Que así conturba tu alma: Ten, hija mia, mas cahna... Imita mi sufrimiento.

Az. No es por mi por quien lamente, — Sábelo el cielo, Señor, ---Aquel tiempe — mi dolor Es por vos. — **De vuestra diaha** Nada os dejó la desdicha...

Baron. ¡Por nada cuentas tu amor? Mas ino ves cuán rutilanta Brilla el sol de la mañana ? Acércame á la ventana.

(Azelia impele el sillon hasta dejarte al lado de la ventana.)

Está bien...

Az. ¿Queréis que cante? Baron. Si, por Dios, que á los acentos De tu voz sencilla y pura, Olvido mi desventura Y hasta mis padecimientos. (Azelia coge el arpa, y despues de un corto preludio, canta el siguiente himno.)

#### HIMNO DE LA MAÑANA.

Divino espíritu, Señor del mundo, Del trono aurifero Dó tu profundo Saber se asienta, Esta que alienta Mi labio trémulo Casta oracion; Benigno acógela, Que ofrenda es pura De un alma timida Que en su amargura Pide consuelo. Tú, desde el cielo, Escucha el cántico Del corazon.

Al coro angelico Suba mi llanto; La humilde súplica De mi quebranto, Las arpas de oro Cantar sonoro Hagan dulcísimo Llegar á tí. Desde la espléndida Mansion divina, Brille una lágrima Cual matntina. Luciente aurora: Para el que llora De paz y júbilo Nuncio feliz!

Baron. ¡Angel de paz! la bendicion del Descienda sobre tí, cual de la aurora cielo En gotas diamantinas, el rocio De la flor en la fúlgida corola! Ven, hija mia, al paternal regazo, Que cuando tu cabeza en él reposa, Ni siento males, ni dolores siento, Y casi olvido mis desgracias todas.

Azelia se sienta en una banqueta á los piés del anciano y se reclina sobre sus rodillas.)

¡Oh! ¡cuánto brilla el sol de la mañana En las enhiestas puntas de las rocas, Que de cándida nieve revestidas, Gigantes de los aires se remontan, Elevando al través de un cielo puro

A los montes espléndida corona! ¡Cuál riela su luz del manso rio En las serenas, cristalinas ondas, Mil mágicos cambiantes simulando Del iris con las fajas luminosas! ¡Oh padre sol, espíritu de vida, Tu aliento vivifica cuanto tocas: A tu vista se alegran los collados, Las nubes con tus rayos se coloran; Los vientos y los mundos y los mares Se pueblan con tu lumbre generosa; Mas tu calor no infunde en estos miembros El fluido vital que se evapora, Al rudo ataque que les dan unidos Vejez y enfermedad! — Las densas sombras la siento de la muerte á mi cercanas: Me quedan de vivir algunas horas. ¡Ay de mí!

Az. ¿Qué os aqueja, padre mio? ¿En qué se fija vuestra vista absorta? Baron. Estoy mejor. Seguia allá á lo lejos De cazadores á una alegre tropa Que rápida trepaba por las breñas De aquel espeso monte.

Az. La memoria
Os recuerda otros dias mas felices:
Cuando al sonido de estridente trompa
Cien ginetes bizarros os seguian
De la guerra á la imágen belicosa:
Cuando mi dulce hermano adolescente
Apenas, se avezaba á la victoria
Combatiendo animoso á vuestro lado
A los feroces brutos...

Baron. ¡Cuán hermosas
Las imágenes son de aquellos dias!
Mas demos al olvido esas historias...
¿Qué será de Gualtero? — Há mas de un año
Que no nos escribió.

Az. De aquellas zonas
Lejanas de la América, no es mucho
Que un año tarden en llegar á Europa
Las cartas de Gualtero. — Consolaos —
Otras horas vendrán tras estas horas:
Esperanza tened...

Baron. Sí: la esperanza
De otra vida mas larga y venturosa
Jamás me abandonó. — Mas en la tierra
Acabó ya todo para mí. — Las sombras
De la lóbrega noche de la muerte
Siento que se aproximan presurosas. —
Pronto á mis ojos del radiante dia
La luz ocultarán encantadora.

Az.; Oh! callad...

Baron. ¿Ves los árboles desnudos Que el crudo soplo del invierno azota? En breve la florida primavera Sus ramas cubrirá de verdes hojas Y de flores fragantes; mas la suerte El ver me niega su festiva pompa.

Az.; Ay de mí!

Baron. Ten valor, hija del alma, ¿ No ves cuánto me afliges cuando lloras?

(Entra el criado con la leña.)

1 Quién vá, qué se os ofrece?

Criado. Nada; vengo

A cumplir lo que manda la señora.

(Enciende la chimenea y se marcha.)

Baron. ¡Qué calor tan placentero! ¡Cuánto alegra el corazon!

(Entra Arturo.)

Art. ¡Guardeos el cielo, Baron! Baron.; Dios os guarde, caballero! Si hubiérais antes venido Habriais acompañado A mi Azelia...

Art. La he escuchado, Y por eso no he subido. Debe ser muy presumido El que la voz de un mortal A ese canto angelical Ose mezclar en mal hora.

Az. Caballero...

Art. Yo, señora, Suene bien, o suene mal, Rindo á la verdad tal culto Que á trueque de no mentir. A veces suelo decir Verdades de tanto bulto, Que á desacato ó insulto Se toman en sociedad...

Baron. El culto de la verdad A tanto no nos obliga, Y bien cumple aquel que diga De lo cierto la mitad.

Mas á un lado eso dejemos...

1 Cuándo será la partida?

Art. Mucho ha variado mi vida Desde que nos conocemos.

Baron. ¡Alguna parte tenemos

Acaso en la variacion?

Art. Témolo mucho, Baron. Baron. ¿Porqué, Conde, lo temeis?

Art. Porque dudo que me dels

Lo que ansia el corazon.

Baron. No os entiendo...

Art. Perdonad

Si del todo no me esplico... \_ No insistais, os lo suplico...

Baron. Vuestro secreto guardad.

¡Ay de mí!

Az. De ese dolor Os vuelve el tormento ya?

Baron. Si; conmigo acabará!

Az.; Oh padre!

Art. Tened valor!

Az. ¡Padre mio!... Se desmaya! ¡Socorro! ¡ay Dios!... va á morir... Art. Brito!... Yo no puedo ir... Diab. ¿Adónde quereis que vaya? (Apareciendo.)

Art. Volando, por un doctor, Por dos ó tres ó por ciento: Pero, vuelve en el momento! Diab. Voy como el rayo, señor.

### CUADRO CUARTO.

La miema habilacion del tercero. — El cadáver del Baron en su atand con el uniforme de general. Azelia arrondillada al lado del féretro. — Luego el posadero seguido de un escribano y varios alguaciles. — Despues Arturo y el Diablo.

#### Azelia.

; Ay del misero que llora En solitaria amargura! Ay del huérfano que gime A solas con sus angustias!

Lloro yo á mi padre muerto Y á mi perdida ventura; Mas qué importan mis dolores A la indiferente turba?

¿ Qué importa al mundo que un hombre Mas, á la muerte sucumba? ¿Qué importa, si al muerto basta Una estrecha sepultura?

Mas ; ay de aquel que en la huesa, Por odios de la fortuna, Su amor á un tiempo y su dicha Con el cadáver sepulta!

: Ay de aquel que sobrevive En la tierra á su ventura! : Ay del huérfano que yace A solas con sus angustias!

¡Oh padre del alma mia! Desde la mansion augusta Dó en su trono esplendoroso A la eterna luz columbras:

Vuelve un instante tus ojos A este valle de amarguras, Vuelvelos á la cuitada A quien tu pérdida abruma.

Solo opongo mi flaqueza De los hados á la furia; Muy débil es el reparo, Y sus ofensas muy rudas.

Mira, Señor, mi quebranto, Muévate mi pena aguda, No á la saña me abandones De la contraria fortuna.

Mas lay de aquel cuya vida Mas allá de su ventura Se prolonga! ¡ ay del que yace A solas con sus angustias!

(Entra el Posadero, un escribano, y varios alguaciles.)

Pos. Este es el cuarto, señores, Ese, el cuerpo del difunto... Hija, efectos, todo junto... Inventariad los valores.

Escr. De todos los acreedores Sois representante?

Pos. Sí!

Az. ¿Qué venis á hacer aquí? Escr. Ya podeis haceros cargo... A practicar un embargo De todo cuanto...

Az. ¡Ay de mí! Pos. La ley está terminante. Cien escudos me debeis; Pagadme, al no quereis Que el auto siga adelante. Az. Por el cielo, en tal instante...

Compadecedme, señor... Pos. No puedo haceros favor, Mi dinero he menester... (¡Es un tigre mi muger!

No la mueve su dolor!)

(Entra la muger del Posadero.)

Muger. 1 Piensas estar todo el dia

(Al Posadero.)

Oyendo su gimotear? Pos. ¿ No puede uno respirar? la se va... (¡ maldita harpía!) 4z. ¡Por el hijo de María, Tened, señor, compasion l

Pos. ¡Se me parte el corazon! i Anger!...

Huger. ¡Habrá dromedario! iHabeis hecho el inventario?

(A los alguaciles.)

Un alg. Una arpa y algunos trages Muy traidos, segun veo... Muger. ¿Es eso todo?

Así creo...

Muger. Pues son bravos equipages!

Hemos sido muy salvages En tener aquí á estos pillos... (Mas tal vez los hidalguillos Cuenten con algun recurso...) Siga de la ley el curso...

(A los alguaciles.)

Poned al muerto los grillos! Az. ¿Y qué? tendreis la impiedad? ¿A un cadáver insensible?... ¡Ah! señor, es imposible (Al Posadero.) Que consintais tal maldad! Pos. Ley es la necesidad... Yo no puedo resistir...

Az. ¡No! jamás! antes morir

(Colocándose delante del féretro.)

Que pasar por tal afrenta! Muger. Pagad al punto la cuenta, O la ley se ha de cumplir!

(Se adelantan los alguaciles.)

Az. 10 padre, si yo esa espada Tuya pudiera empuñar. Nadie viniera á insultar Así tu ceniza helada!

Pos. Pobre niña...

Muger. A esa menguada Apartad del ataud...

Az. ¡Por vuestra eterna salud,

(Empuñando la espada del Baron.)

No al féretro os acerqueis... Mirad antes lo que haceis! *Muger*. 10s da miedo **su actitud?** ¡O esbirros, raza cobarde, Podencos sois en trailla! ¿Os parais de una chiquilla Ante el ridículo alarde?

Escr. Despachad, que es ya muy tarde, Y obrar es lo mas seguro...

Az. ¡Teneos, ó por Dios juro Que el que ose estender la mano Morirá como un villano!

(Abrese la puerta con estrépito y entra Arturo seguido del Diablo.)

Art. ¿Qué rumor es este? || Arturo!! Az.

(Dejando caer la espada.)

#### Arturo.

¿Por qué turbais del huérfano que llora La sacra soledad? ¿Por qué á la triste que piedad impiora Negais vuestra piedad?

¿Por qué venis en insolente turba A profanar del llanto la morada?

¿ No visteis el doler que ora conturba El corazon de aquesa infortunada? ¿ A qué son esos grillos que en las manos Feroces sustentais, y esas cadenas? ¿ Para el que ya murió, qué los tiranos Del mundo son ni las mundanas penas?

Quereis aprisionar à quien la muerte Libertó de esta cárcel maldecida... ¡Estúpidos!... ¡No veis que ni la suerte Tiene poder sobre el que está sin vida?

Por un puñado de oro, miserables, Del huérfano el dolor escarnecísteis l Tomad oro, reptiles despreciables, Tomad oro, tomad; por él vinisteis!

(Les tira un bolsillo.)

Por él, cuat otros Júdas, venderíais Vuestro Dios, vuestra patria y vuestras leyes; ¡Por él á vuestros hijos matariais! ¡Por él sois los esclavos de los reyes!

Sabuesos que olfateando tras la huella Ansiosos vais de la viciosa grey; Mas si algun oro os dan, no dais con ella, Que el oro es vuestro Dios y vuestra ley!

Mas nunca errais, por Dios, vuestro camino, Si vais tras la desgracia y la inocencia: Sois aquí los verdugos del destino... ¡Marchad... lejos marchad de mi presencia!

Pos. Perdonad ...

Escr. Yo, seuor...

Alg. Somos mandados...

Art. Idos I no os detengais!

Alg. Marchamos luego...

Art. Y cuidad, si al vivir sois apegados,

De no volver!...

Escr. De cólera está ciego!... —

Vos teneis la cuipa...

(Al Posadero mientras van saliendo.)

Pos. Yo?
¿Qué culpa puedo tener?
¿Soy acaso mi muger?
Escr. Por Cristo! juzgo que no.

Diab. De esa bolsa que se os dió

(Dando una palmada en el hombro al Escribano.)

Podeis volver la mitad...

Pos. Señor... y mi cantidad?

Diab. Hay el doble en el bolsillo...

Art. Deja marchar á ese pillo!

Vamos! luego despejad!...

### CUADRO QUINTO.

Habitacion albajada con modesta decencia.

ARTURO. — AZELIA.

Az. No me mires asi... De ese insensato Frenético deseo, El impetu modera; mi recato Respeta por tu amor. — Mas ¡ay! ya veo La cólera estallar en tu mirada.

| Arturo | amado Arturo |

¿Qué pides á la huérfana cuitada?

Art. Necesito aspirar, beber tu aliento, Como las auras matinales puro, En tus rosados labios ; de la vida El deleite apurar; estoy sediento, No me niegues la copa apetecida. Véme á tus piés, Azelia : — los dolores Mi frente juvenil crudos ajaren Y la flor de mi vida marchitaron. ¡Ay! es la juventud como las flores Que al blando soplo de amorosa brisa Se mecen desparciendo sus olores; Mas viene el huracan, y en un instante Con su aliento voras cubre la tiersa De sus mustios despojos, Trofeo infausto de su injusta guerra; Y aquel mismo las pisa Que las regaba amante Acaso con el llanto de sus ojos!

Az. ¡Cesa, Arturo, por Dios!—¡No ves ¡Ah! muévate á piedad!... [mi llanto? Art. ¡Piedad!... ¡los cielos

Tuviéronla de mi? — lenta agonia De mi lozana juventud hicieron : Las flores de la edad, las ilusiones De los felices, infantiles años, En duros desengaños

Y punzantes espinas convirtieron; Pero piedad de mi nunca tuvieron!

Az. Y tú... 10 Arturo!... Arturo!

Art. Me estravia,

Como ves, el dolor. — Los eslabones De esta mortal cadena

A que mi dura estrella me condena, El corazon oprimen despiadados.

Juguete vil de los adversos hados, Moderno Prometeo,

Siento que me desgarra las entrañas El insaciable buitre del deseo...

- ¡O Azelia!... tú me engañas...

No me amaste jamás!...

Az. El cielo, Arturo,
Que ve mi corazon, del alma mia
Sabe el inmenso amor; cuando mi labio
Juró siempre adorarte, no mentia!
¡Ah! no fuera tan cierto, y al agravio

Que hoy haces á mi fé, secos los ojos, El llanto del dolor no derramaran: Los labios pronunciaran, Y asi de tus ofensas me vengaran! ¡Ah! — ¡soy muy infeliz! Art. d Soy yo dichoso? ¡Véme á tas piés; escucha mi plegaria! En esta oscura noche de mi vida, Sé el faro luminoso Que á la patria ribera apetecida Conduzca mi barquilla solitaria! 10h! no llores así! — tu amargo llanto En torrentes de lluvia abrasadora Cae sobre el corazon, y como el fuego Que la mano del cielo vengadora Sobre Nínive envió, voraz consume El pecho que te adora. — No abandones al triste en su quebranto; No dejes, o bien mio, que me abrume Tan hondo padecer: — del pobre ciego Escucha bianda el amoroso ruego; La que perdió le vuelve dulce calma, Lux á los ojos y contento al alma! Az. ¡Ay misera de mi!... ¡ gran Dios! Art. ¿Vacilas Aún, muger cobarde? — Tú provocas insensata la colera divina, Cuando al supremo Dios perjura invocas. ¿Mas qué importan al Dios del firmamento La dicha ó el dolor de la mezquina Rumanidad? — El noble sentimiento Del mas ardiente amor que al débil hombre Le sué dado sentir, ¿qué es á los ojos De aquel sér infinito, cuyo nombre Nunca supo el mortal; cuyos enojos Pueden el ancho mundo A un signo solo de su eterna mano Precipitar de nuevo en el profundo? ly quieres que se ocupe en su grandeza De la dicha de un misero gusano? ¡0h!... no resistas mas, Azella mia! Cede á mi ardiente ruego!... ¡Arturo! Arturo! ino te basta mi afecto santo y puro? De mi triste horfandad, de mi flaqueza, Ten lástima!... Art. Lo quiere asi la suerte — Está bien — me resigno — de la vida Esta ominosa carga aborrecida Detesto - ¡adios!... **4**z. 1 Dó corres? Art. ¡A la muerte! Az. A la muerte? — ¡No! No ¡ Detente, leme aqui... soy tu esclava... que el deseo De tu pecho se cumpla!

10 suerte mia !

Art.

Ven, Azelia, á mis brazos,

Y en amorosos lazos Nos sorprenda la luz del rey del dia! Az. 1Ay Dios! Art. ¡Apenas mi ventura creo!

## CUADRO SESTO.

Habitacion alumbrada lujosamente. — En el centro una mesa dispuesta para un banquete. — En los ángulos, otras mas pequeñas, como para juego. — Alrededor de una de ellas, Arturo y varios jugadores. — Enfrente y sentado cerca de una de las mesas, un hombre embozado en una capa á la española, permanece estraño á cuanto le rodea.

Un Jug. Esta noche estoy fatal; Ni una tan solo acerté... Diab. Consiste en que su mercé... Jug. ¿ Qué ?.. Diab. Las escoge muy mal. Jug. 2º. Voto á Dios! si no dá juego! Ahora se dá la mayor, Y antes vino la menor... Diab. ¿Y porque vos esteis ciego Os quejais de la fortuna? Si al juego quereis ganar, No os debeis así arriesgar Con ligereza importuna. Si de las dos cartas, una Ha de venir, no os pareis Sino á aquella; si esto haceis, Lejos de perder cual hoy, Júroos, señor, por quien soy, Que al contrario ganareis. Jug. 3°. ¡Donoso chiste! Jug. 1°. ¡ Hechicero! Jug. 2°. Siempre está de buen humor El lacayo del señor... Diab. Ved como hablais, caballero, O de Jove por el rayo!... Jug. 2°. 1 Qué decis? No soy lacayo; Diab. Del Conde soy escudero.

Art. Galla, bribon!...

Jug. 1°. Embustero No le podemos llamar, Pues cuando viene á jugar Para dejarnos desnudos El Conde, con los escudos Siempre le vemos cargar.

Art. Otro talla, porque á fé De Arturo, no me divierte Jugar con tan buena suerte.

(El embozado se levanta y se acerca al

grupo anterior, hasta quedar en frente de Arturo.)

Emb. ¿ El Conde Arturo escuché? Art. El mismo soy : ¿ qué mandais? **Emb.** No pretendo incomodaros... Ouisiera á solas hablaros... Art. Como gusteis... No os vayais, Jug. 1°. Que van á servir la cena. Ya las señoras no tardan, Y estas cosas poco aguardan. Art. Me causa infinita pena no poder complaceros. Tomad...

### (Escribe en un papel y se lo dá.)

Si algo me quereis, Ir á mi casa podeis. Emb. Mañana, Conde, iré à veros. (Váse.) Jug. 1º Alguna cosa el hidalgo De vos, Conde, necesita. Art. Si algo de mi solicita... Diab. ¿ Algo?... pienso que es mas que Art. ¿Pues qué imaginas que sea? [algo.] Diab. Nunca supe adivinar, Mas puedo conjeturar... Creo... Art. Al diablo que te crea!...

1 Y esas ninfas?... Aquel dicho Jug. 2. Que dice que luego asoma Si es nombrado, el ruin de Roma...

(Entran seis muchachas, las cinco disfrazadas de hombre con trages de varias épocas de la historia.)

Art. No vi mas raro capricho... 2 Por qué así os vestisteis hoy? La varonil apostura Ofende vuestra hermosura.

Jug. 1°. A pedir la cena voy. Jug. 2°. Conde, si os parece bien, Sentémonos entretanto...

*Art*. Que me place...

Es muy prudente. Jug. 3.

(Se sientan à la mesa, cada jugador al lado de una de las jóvenes.— El Diablo se coloca detrás de la silla de Arturo.)

### Jug. 5°. Y por qué te has disfrazado

(A su compañera.)

Con este trage tan chusco? Muger. Es un trage veneci no; El trage de un paladin Del siglo yo no sé cuántos. Cuyo retrato conservo

Porque fué mi antepasado. Jug. 3°. ¡ Hola! con que de alta alcurnia Procedes? — El del retrato Fué Dux ó solo patricio? Muger. Uno fué de aquellos bravos Que á Oriente movieron guerra, Cuando el Dux Enrique Dándolo, Al frente de las cohortes De los principes cruzados, De la gran Constantinopla Tomó el muro por asalto. Jug. 3°. ¿Y á asaltarme tú has venido Como tu abuelo á Bizancio? Pues no es fácil resistir A guerrero tan bizarro. Jug. 2º. Y tú, Moraima, ese tuyo, De algun célebre anticuario Le habrás habido?... No, á fe; Muger. Es copia de otro retrato Que conserva mi familia Há mas de seiscientos años. Jug. 2º. ¿ De qué tiempo?... Es el vestido Muger. Que usó el famoso Pelayo, Despues del famoso encuentro En que cayó derrocado El trono godo, ante el brio De los tercios africanos. Jug. 2º. ¿Luego, eres de raza goda P Muger. Desciendo de los contrarios De aquella gente... A fé mia, Jug. 🕿. Soy un devoto cristiano; Mas no importa, que las hembras Aunque desciendan del diablo. Art. Y tú, mi linda María, ¿ Por qué no te has disfrazado? Mar. No tuve humor... En efecto, Art. Desde que entraste he notado En tus pálidas mejillas Huellas de reciente llanto. 2 Qué tienes?... Nada... Mar.

No es cierto, Tú ocultas algun arc

Mar. Nada oculto...

Algun motivo Art. Debe tener tu quebranto. Vamos ¿qué es ello?...

Yo propia Mar. No acertaria á esplicármelo. Vos sabeis que hay en la vida Dias de sol, y nublados; En los primeros, alegre Es natural que esté el animo, Asi como en los segundos,

Sin saher por qué, lloramos, Yo...

Art. No eres franca, María: Dias de luz y nublados, Los hay en la vida, es cierto; Pero su influjo no es tanto Que sin causa conocida Y sin poder esplicárnoslo, Produzcan así en nosotros Ni alegría ni quebranto. Es verdad que algunas veces Padecemos ó gozamos Sin discernir bien por qué; Mas luego, si á examinarlo Nos detenemos un poco, Dentro del pecho encontramos La causa que producia Nuestro gozo ó nuestro llanto. Ya es el plácido recuerdo De un amigo idolatrado Con quien pasamos alegres Nuestros infantiles años, Y luego en mas tristes dias Habíamos olvidado, Que nos asalta de pronto Y hace asomar á los labios De ternura una sonrisa Y una lágrima á los párpados; Ya la idea de un peligro A que por dicha escapamos, Eriza nuestros cabellos Y de terror y de espanto Hiela nuestros corazones; Ya en fin, recuerdo lejano, Del dulce bien que perdimos, Hace correr nuestro llanto; Mas nunca, María, nunca, Con el corazon os hablo, Sin causa gozan ni sufren En el mundo los humanos.

Mar. Sin duda teneis razon;

Pero..

Jug. 2º. Con quinientos diablos, ¿Cuándo servirán la cena?

Jug. 1°. Aquí viene... (Entrando.)
Art. ¿En qué quedamos?

¡Ne confias tu secreto?

Mar. ¿Lo ordenais?

Art. No; yo no mando;

Lo suplico...

Mar. Es este dia, Señor Conde, aniversario De la muerte de mi honra.

Art. ¿Cómo?

Mar. En mis primeros años, Fui la esperanza, el orgullo De una familia...

Jug. 1°. Conamos,

O no?...

Art. Cenemos, señores...

María, de lo pasado

Te olvida ahora; despues Me contarás tus fracasos.

Mar. Teneis razon; que los tristes Compañeros son cansados

Y fastidiosos...

Diab. Señor, (A Arturo.)
Para empezar, de ese jarro
De Salerno, proponed
Un brindis en agasajo
De esta dama.

Art. Dices bien...

Diab. (Así á los dos los aparto
De aquesa conversacion,
Que me iba dando cuidado.)

(Llena varias copas y las distribuye á los convidados.)

Art. Brindo por esta hermosura!

Me haceis razon?

Todos. Bravo! bravo!

Jug. 3°. A mí, señores!... Yo brindo
Por el lindo veneciano!

¿Haceis la razon?

Todos. Sin duda!...

Jug. 2°. Descortés fuera y menguado Si un brindis no propusiera Por este morisco hidalgo. ¡ A su salud!

Todos. ¡En buen hora i

Jug. 1°. ¿Y á nuestro ansitrion no damos Una muestra de respeto, Etcétera?...

Todos. De contado.

Jug. 1°. ¡Viva el generoso Conde!
Todos. ¡Viva, viva por mil años!
Art. ¿Qué tal, mi buena María?

Te vas un poco aliviando

De tus cuitas?

Mar. No recuerdo Cuitas ni duelos humanos, Cuando el Salerno chispea En el cristal de mi vaso.

Todos. Bravo!... Que diga una copla!

Nos damos

Mar. No puedo cantar...

Todos. Nos Por contentos con muy poco.

Man No no

Mar. No, no...

Todos. Buen Conde, el senado Os ruega...

Art. Ya lo oyes, María.

Mar. Las copas llenad. — Ya canto.

(Pónese en pié y alargando su copa entona el siguiente himno.)

### A LA ORGIA.

Coro.

Dadme vino! — Llenemos, hermanos, Nuestras copas del rojo licor: Mientra el vaso sostengan las manos, ¿Qué á nosotros del hado el rigor?

1.

A burlar la fortuna traidora Un remedio eficaz encontré : ¡Escanciad el elvido al que flora; Al dichoso escanciad el placer!

¿Qué importa al que fuerte supo Despedazar sus cadenas, Las inquietudes, las penas, Que le guarda el porvenir?

¿Qué, penetrar en lo oscuro De su misterio escondido, Cuando sabe que ha nacido Y por ello ha de morir?

¿Veis, al posarse en la resa, Si la pintada y ligera Mariposa, Inquiere de la pradera Si siempre habrá primavera Que engalane cariñosa

Su confin?
¡No! — Pues entonce al olvido
Demos la suerte inhumana;
Y este coro repetido
Solo interrumpa el ruido
Del festin.

Coro.

¡Dadme vino! — Llenemos, hermanos, Nuestras copas del rojo licor; Mientra el vaso sostengan las manos, ¿Qué á nosotros del hado el rigor?

2\*.

De la ciencia los hondos arcanos, La belleza del arte inmortal, Que idolatran los ciegos humanos Cual si fuesen la eterna verdad:

¡Son la verdad por ventura?
¡No i que bajo el firmamento
Cuanto existe es fingimiento;
Cierto solo es el dolor.

Es mentira la hermosura, Necio el afecto que inspira, Gloria y grandaza, mentira, Mentira insensato amor.

Y puesto que son engaños
Cuantos ofrece la vida,
Nuestros años,
Mientras el placer convida,
Gocemos, que la medida
De amargura y desengaños
Vendrá al fin.
Gocemos, pues, y bebamos,
Burlémonos del destino;
Que mientras así cantamos
Los placeres aumentamos
Del festin.

#### Cora.

¡Dadme vino! — Llenemos, hermanos, Nuestras copas del rojo licor; Mientra el vaso sostengan las manos, ¿Qué á nosotros del hado el rigor?

**3°.** 

El que mira ambicioso en la historia Indeleble su nombre esculpir, Vuele rápido en pós de la gloria Dó le arrastra un mortal frenesí.

¿Qué es la gloria y nombradía Que nos trasmite la fama? — Una fosfórica llama, Vacío y oscuro son!

¿Qué, la honrades mas preciada? ¿Qué, la inocencia sancilla? ¿Qué, la virtud sin mancilla? ¡Verdades de convencion!

La verdad yace escondida
En los ámbitos oscuros
De otra vida!
Tienen hácia aquellos muros
Nuestros pasos inseguros
Una senda conocida...

¡ Nuestro fin!
Siendo esto cierto, al olvido
Demos la vida y sus males;
Y este coro repetido
Solo interrumpa el ruido
Del festin!

Coro.

¡Dadme vino! — Llenemos, hermanos, Nuestras copas del rojo licor!

# Mientra el vaso sostengan los manos ¿Qué á nosstres del hade el rigor?

Todos. ¡Es admirable cancion!
Diab. ¡Admirable!
Mar. ¡Es infernal!
Art. Canto que olde hace mal...
Mar. ¡Que desgarra el corazon!
Jug. 1º. Vamos á cenar, señores...
Jug. 2º. Sí, que la cena está fria...
Art. Vamos, que empiezan del dia
A despuntar los alberes.

# CUADRO SÉPTIMO.

Habitacion de Arrono. — Está en la cama. — El Dusto acepillando unos vestidos. — Despues, el Angel Custodio bajo la figura de Gualtero.

Art. 1 Qué hora es? (Incorporándose.)
Diab. Serán las siete...
Hoy estais muy matinal.

Art. Dormí esta noche muy mal... Soōé...

Diab. ¿ Con el sacanete?

Art. Soñé con esa cuitada...

Diab. ¿ Con vuestra antigua querida?

Art. Pesado estás, ¡ por mi vida!

Diab. Pues, señor, no he dicho nada.

Art. ¡ Me amaba tanto!

Diab.

Es verdad:

Tambien la adorábais vos; Pero amor no obró en los dos Con igual tenacidad.

Art. Ella escuchó de un falso amor el Y yo hollé despiadado su virtud; [ruego, Victima sué del ardoroso suego De mi desensrenada juventud: Rindiése á una pasion que en humo luego Convirtió mi cobarde ingratitud... ¡Oh! ¡Mal haya el que nunca supo amar, Y tan ardiente amor pudo olvidar!

Diab. Os maldecis, señor, con sumo brio E injusticia notoria á lo que veo; Que culpa no teneis si el hado impío Hizo inconstante el volador deseo: El fuego abrasador hoy yace frio, Plácida calma sucedió al mareo be una ciega pasion, y hallo muy justo, ya que aquella varió, variar de gusto.

Art. Jamás al vicio en la tierra

(Levantándose y vistiéndose.)

Le faltaron abogados, Disculpas á la melicia, Defensores al agravio; Mas la conciencia del hembre
Predica en tono mas alto,
Y aunque huelle las costumbres
Y de la ley haga escarnio,
Aunque le aplaudan los necies,
Aunque le absuelvan los sabios;
Aunque pródigo el destino,
De sus dones mas preciosos
Le colme; allá en lo profundo
Del alma oirá resonando
Incesantemente el grito
Que le acuerda su pecado.
Jamás...

Diab. Señor... detenées...
Oigo el rumor de unos paros...
(Visita muy oportuna,
Que, segun va predicando,
Hasta á mí me convirtiera
Si no fuese yo tan diablo.)
Art. ¿Quién será tan á deshora?
Diab. Es de anoche el embozado.

(Entra el Angel Custodio bajo la figura de Gualtero.—El Diablo d su vista se intimida y sale por la puerta del fondo.)

Ang. ¿Dais permiso, señor Conde?.
Art. Entrad, caballero.

Ang. Acaso

En ocasion importuna...

Art. No señor; podeis sentaros.

¿ Qué me mandais ?

Ang. Seré breve...
Soy de Azelia único hermano,
Y sin duda comprendeis...
Diab. ¡Se vino la casa á bajo!

(Entreabriendo la puertecilla.)

Art. No por cierto...

Ang. ¿Estais en vos?

Art. Podeis mejor esplicaros,

Si os place...

Ang. Inútil lo creo;
Mas no quiero, temerario,
Cerrar tal vez el camino
De reparar mis agravios.
Cuando aquí os trajo la suerte,
Conocísteis á un anciano
De clara estirpe, animoso,
Igual á vos en el rango;
Mas superior en virtudes
Y sentimientos hidalgos!
Art.; Me insultais, señor Baron!

Ang. Digo la verdad: — calmaos.
Aquel hombre, de los dones
Con que al nacer le colmaron
Los cielos, y los que supo
Adquirirse con su brazo:

Adquirirse con su brazo; Tan solo, por los rencores De sus enemigos hados Tenia un bien y una dicha: Su honor y un tierno pedazo De sus entrañas, la víctima Que habeis, señor, inmolado. Murió y descendió al sepulcro Aun poseyéndolos ambos; Que quiso acortar fortuna De su triste vida el plazo. De lástima, por no verle Vivir pobre y deshonrado. Mas si él murió, yo respiro, Yo, que soy su legatario, Yo, que vengo á pedir cuenta De nuestro honor mancillado. ¿Qué me respondeis? Art. Que pronto Estoy, Baron, á acordaros

(El Diablo se ha deslizado invisible hasta colocarse detrás del sillon de Arturo, y en este punto le dice al oido : )

Diab. ¡Por Luzbel!... ¡teneis miedo?

Angel. ¡Dareis á Azelia la mano?

Art. Lo preguntais de manera...

Ang. Del modo, si no me engaño,

Que me cumple...

Diab. No os aira

Completa reparacion,

Cual cumple á pechos hidalgos.

Su insolencia?... Equivocado

Venis...

Mas...

Ang. 10s negais?...

Art. No; — pronto Me encuentro, Baron, á daros Satisfaccion...

Ang. ¿De qué modo?

Art. ¡Con la espada, y en el campo!

Ang. ¿No hay remedio?

Art. No hay remedio.

Toma Arturo la espada y sigue al Angel.

—El Diablo los mira salir, dice los últimos versos, y los sigue.)

Ang. Pues, Conde, al punto salgamos!

Diab. Ese Gualtero no es hombre!
Yo ví en su mirar airado
Brillar el puro reflejo
De aquel fuego sacrosanto
Que Dios en los ojos puso
De sus ángeles amados:
Empero, fuerza es seguirlos.
— ¡Arcángel que allá en el Tártaro
Aun contra Dios mueves guerra
Seduciendo á los humanos;
Acórreme en tal peligro
Con el poder de tu brazo!

# CUADRO OCTAVO.

Una intrincada selva. — En un espacio elaro, el Angel y Arturo riñen encarnizadamente. — El Diablo arrimado á un árbol tiene clavados los ojos en el Angel, con espresion del mas cobarde espanto.

Art. Cansado estoy de reñir: No puedo tener la espada.

Ang. ¿Estais herido?...

Art. No es nada.

Ang. Es cierto: — Vais á morir.

Art. Arrogante sois, á fé;

Mas os tengo de matar!...

Ang. Empezad por descansar.

Art. Ved que luego os mataré!

(El Angel se aparta algunos pasos sin contestar.)

Diab. Amo mio, ese no es hombre...

(Acercándose á Arturo.)

Su mirar infunde miedo... Huyamos!...

Art. Estate quedo:
¿Qué hay en él que así te asombre?

Diab. 1 No visteis al combatir

El fulgor de sus miradas?

Al cruzar vuestras espadas,

No visteis su sonreir?

Art. Y bien: ¿por qué ese temor?

Aunque fuera el mismo diablo!

Diab. Es que el hombre de que os hablo

Es mas que un diablo, señor!

Art. ¡Bah! — ya verás: — Caballero!

Ang. ¿Habels descansado ya?
Art. Cuando os llamo, así será.

Ang. Vuestras órdenes espero.

(Acercándose.)

Diab. ¡Cuál me tiembla el corazon!

Art. Vamos de nuevo á reñir!

Ang. Antes debeis convenir...

Art. ¿En qué?

Ang. En una condicion.

Art. Decidla luego!

Ang. La prisa

No es para hombres como yo.

Art. Calladla, pues!

Ang. Eso no:

Ved mi condicion precisa: Al que quede desarmado

Podrá matar su enemigo...

Art. Caballero!

Ang. Lo que os digo

Acaso os ha intimidado?

Art. Tened á raya la lengua, Que hablais como un mai nacido.

¡Yo temer! Ang. Lo he presumido. Art. Cobarde me juzga ; oh mengua! Cuidad, que si no os maté Ha un momento, seor villano, Pué por ser de Azelia hermano. Ang. 1Y bien?... Art. Ahora os mataré! Ang. Cuidad vos que ora la espada No se os caiga de la mano; Que al fin soy de Azelia hermano, Y ella está muy agraviada. Si os desarmo, al negro abismo 0s lanzo: sois hombre muerto. Art. Si soy feliz, estad cierto Que os sucederá lo mismo! Ang. Eso pronto se ha de ver. Art. ¡Pugne Dios por el mejor! — A un lado, Brito!... (Al Diablo.) Diab. Señor, Ved si os podeis componer! Art. A un lado, dije! Ang. Obedece! Aléjate al punto, Brito! Diab. ¡ Por el arcángel precito, Angel del cielo parece!

(Riñen de nuevo el Angel y Arturo. — Este último queda desarmado.)

Art. ¡Pese á mi suerte enemiga! Ang. ¿Qué hay en esto que os alarme? Es muy sencillo un desarme. Art. Si no quereis que os maldiga, Matadme y no me insulteis, Que no es, por Dios, generoso... *Ang.* Muy poco caballeroso Naci al mundo: — ¿qué quereis? Art. | Herid! No; que en desagravio De la inocencia ofendida, Antes que perdais la vida... Art. ¡Herid; mas sellad el lablo! Ang. ¿Y si no os quiero matar? i<sup>Si</sup> á satisfacer no aicanza Vuestra muerte mi venganza? Ari. ¡ Qué quereis de mi alcanzar? Arg. Que repareis el borron Que ha mancillado mi cuna. Art. Es por demás importuna Yuestra altiva peticion. Traspasadme el corazon, A salvo hacerlo podeis; Yas, por Cristo! no espereis Que la muerte me acobarde. ¡Para ese arreglo ya es tarde! ¡Matadme; no vacileis! Ang. No os mataré; que al morir, Li honor os llevais con vos:

No, Conde: que os mate Dios. Que á ambos nos hizo vivir. Si os llegais á arrepentir En tiempo, os daré á mi hermana; Si no, de esa accion villana El continuo torcedor Será nuestro vengador. - ¡Adios! yo parto mañana! (Vase.) Art. ¡ Me han dejado confundido Tanto valor é hidalguía! Brito! Diab. Señor... (á fé mia, Me alegro que haya partido!) Art. ¿Has visto? Diab. ¿Pues no he de ver? Art. ¡Es un noble caballero! Diab. Es un hábil embustero Que os quiere comprometer. No pudo haceros temer Con la punta de su espada, Y ora os tiende una emboscada Con su alarde generoso... ¡Oh! el Baron es muy mañoso: Tiene prudencia sobrada. Art. Pues ¡ vive Dios! que es muy cierto Lo que imaginas del lance. Diab. En combate á todo trance, Era el triunfo muy inclerto. Art. Por esta razon advierto Que me quiso desarmar... *Diab*. Luego os quiso perdonar, Mas con segunda intencion... ¡Es muy astuto el Baron! Art. Mas no me pudo engañar! Diab. Y ya ¿ qué hacemos aquí? Volvamos á la ciudad. Art. Tienes razon, en verdad... Diab. (Si es un ángel ¡ ay de mí!)

### CUADRO NOVENO.

Habitacion de Azrlia. — Está sentada en ademan de profunda tristeza. — Despues el Angel.

### Azelia.

¡ Ay infeliz del que llora Sin espetanza ninguna! ¡ Ay de la que halló traidora La fé del hombre que adora, Por su menguada fortuna!

Posible creí un momento ¡ Necia de mí! ser amada; Y por solo un pensamiento Sufro ahora el cruel tormento De verme así deshonrada!

¡Ay! yo le vi por mi mal, Rodeado de una aureola De hermosura celestial; Y una mirada, una sola, Produjo mi amor fatal!

¡ Huye, ilusion fementida! Vuélveme la dulce calma Que arrebataste á mi vida; Borra esa imágen querida Que tengo impresa en el alma!

¿ Por qué ¡ ay Dios! le conocí? ¿ Por qué no me envió la suerte, ¡ Ay infelice de mí! Mil veces ántes la muerte Que este ciego frenesí?

Ocultar debo mi lloro:
Vano y ocioso seria
Que supiera que aun le adoro,
Y al cielo el olvido imploro
De mi loca fantasía!

Y que el cielo desatiende Mi lastimosa plegaria, Y en el pecho mas enciende Este ardor que en él se estiende Como una tea incendiaria!

Cesad, pues, lágrimas mias, Testigos de mi locura; Mas no ceseis, que en los dias De perdidas alegrías, Es el llorar gran ventura.

Tan grato es vuestro consuelo Al que vive entre dolores, Como á las aves el vuelo, Como á los brutos el suelo, Como el rocío á las flores.

Llorando me aliviaré...
Llora, huérfana cuitada,
Llora tu dicha que fué...
O muerte! de mí te apiada!
¿ Hasta cuándo viviré?

(Llora ocultando el rostro entre sus manos. — Entra el Angel.)

Angel.

Llorar... slempre llorar...; sobre la tierra La virtud siempre al llanto condenada Ha de verse, Señor? — ; La cruda guerra De la estirpe de arcángeles malvada Que el báratro en sus márgenes encierra, No ha de cesar jamás? — ¿La infortunada Humanidad, por siempre combatida Ha de ser del infierno en esta vida?

Cual nave, que, perdido el rumbo cierto, Fluctúa á la merced del mar bravio, ¿Vacilará el humano, siempre incierto Entre el divino bien y el mal impío? ¿ Por qué al cuitado, del seguro puerto Le aleja así, Señor, tu poderío? — ¡ Ve que la rabia del inflerno es mucha, Y poco su vigor á tanta lucha!

Una voz de lo alto.

¡ Obedece y no juzgues!

Angel.

Prosternado
Siempre adoré, Señor, tu omnipotencia;
Mas soy ante tu trono el abogado
De la flaca virtud é inesperiencia:
Mira, Señor, la mancha del pecado

Que el cristal empaño de su inocencia...

La voz.

¡ Obedece y no juzgues!...

Angel.

Yo te adoro, Y no juzgo, Señor, cuando te implore!

(Se adelanta hácia la jóven. — Esta levanta la cabeza y se arroja en sus brazos.)

Az. ¡Volviste por fin, hermano! ¡Hablaste á Arturo? ¡ le viste?
Ang. Le ví y le hablé...

Az. Le dijiste?...

Ang. Todo mi empeño sué vano l Az. No crei tan inhumano

Su proceder...

Ang. De la suerte Fué voluntad...

Az. Ya en la muerte
Tengo solo mi esperanza!...
Ang. Con morir nada se alcanza;
Sé en la desgracia mas fuerte.

Az. Hermano, si á nuestro amor Hoy nuestro padre viviera, Bien sé yo que no quisiera Verme vivir sin honor: Y pues su infausto rigor No mitiga la fortuna, La vida me es importuna.... ¡ Mátame, hermano, y así Dejarás limpio ¡ ay de mí! El brillo de nuestra cuna!

Ang. ¡ Pobre hermana! — Es un error

Enorme, absurdo, maldito, Overer borrar un delito Con un delito mayor. Modera, pues, tu dolor, Que mientras dura el vivir Hay remedio, y preferir Debe la que fué engañada, Mejor vivir deshonrada, Que deshonrada morir. Az. 10 Gualtero!... Ahora es forzoso Que pronta estés á seguirme. Az. 1Y á dó vas á conducirme? Ang. Adonde encuentres reposo. As. Ay! no lo espero!... **Orgulloso** Ang. Mas del que cumple al humano, Es ese dudar insano... 4z. Es del dolor el delirio...

# CUADRO DÉCIMO.

Ang. Pronto habrá fin tu martirio.

Az. ¡ El cielo te escuche, hermano!

Li selva del desafio. — Arturo y el Diablo encaminándose hácia la ciudad. — Luego, dos de los jugadores de la noche anterior.

Art. Un poco el paso apresura, Que es tarde y el sol calienta; Alli viene un hombre... Que entran dos en la espesura. Hácia vos, en derechura Dirigen ambos la planta. Art. Yo no sé por qué me espanta De esos hombres la venida. Diab. Tal vez os vaya la vida... Art. ¡Será mi desdicha tanta? Diab. Ya llegan : — la faz airada ambos traen, de desaño. Art. Son dos, mas me sobra brio I tengo una buena espada.

(Uegan los jugadores y saludan d Arturo con altivez.)

Jug. 1°. Por Cristo! fus afortunada Casualidad encontraros... Jug. 2. Tenemos, Conde, que hablaros... Jug. 1°. Yo primero... Jug. 2. A mi me toca... Art. ¡A qué esa contienda loca,

Si á entrambos puedo escucharos? - Decid vos ! (Al primer jugador.) Jug. 1. Y acabe luego,

¡Conde, si no me equivoco, Me habeis estafado al juego! Art. ¡Villano! Jug. 1°. Decidme, os ruego, A cuál conviene el dictado Que me dais : ¿al estafado O al que estafa?... Art. Esto os conviene. Tomad ! (Le dá un bofeton.) Diab. Escusa no tiene El lance que yo he tramado. Jug. 1°. ¡ Me daréis satisfaccion l *Art*. Al instante : — no hallo nada Mas justo : sacad la espada, Que sobre ese bofeton, En medio del corazon Una estocada os daré!... Diab. Si tiene gana usarcé... (Al otro jugador.)

Que el mucho hablar tengo en poco.

De batirse, no me escuso...

Jug. 2°. Con un criado no está en uso... Diab. Entonces...

Jug. 2°. ¡ Aguardaré!

(Arturo y su contrario riñen furiosamente.)

Jug. 2°. ¡Bien rifie el Conde! Diab. De cierto,

Compadezco á vuestro amigo; Luchar con tal enemigo Es lo mismo que...

1 Soy muerto! (Cayendo.) Diab. Hélo ya cadáver yerto,

Ora os toca á vos...

Jug. 2°. JA mí?... Diab. ¿ No vinisteis, pues, aqui,

A batiros? Jug. 2°. No señor! Diab. 1 Con que?...

Jug. 2°. Estaba en un error ; Pero ya me convenci.

(Hace un saludo d Arturo y se marcha apresuradamente. — Arturo contempla con emocion profunda el cadáver de su contrario.)

*Art.* ¡Pobre jóven! ha un momento Que estabas lleno de vida. Y en tu mirada atrevida Rebosaba el ardimiento: Ora estás sin movimiento, Contra la tierra el semblante. Mudo tu labio arrogante. La sangre hirviente ya fria. Yerto el pecho en que latia Tal vez corazon amante! A los piés de tu enemigo Postrado sin vida estás:

Por una ofensa no mas
Fué demasiado castigo.
¡Oh! mi fortuna maldigo,
Que causó tal desventura...
Diab. Mirad, señor, que es locura
Permanecer...

Art. Empuñada (Sin oirle.)
Tiene aun la fuerte espada...
¡Era grande su bravura!
Diab. Señor!... Señor!...
Art. Homicida,

Es hoy el que ayer traidor;
Fuí ayer perjuro á mi amor,
Hoy quité á un hombre la vida!
En la senda maldecida
Del vicio, apenas entré,
Cuando orgulloso, á mi pié,
Lleno de insano furor,
A una muger, sin honor,
Sin vida á un hombre, postré!

Me causo horror; me abomino;
Soy un monstruo aquí en la tierra:
Cuanto mal el mundo encierra
Puso el cielo en mi camino!
¡ Mueve tus furias, destino,
Todas á un tiempo en mi mal;
Que tu poder infernal
Ya no tiene en mí poder,
Pues que por tí llego á ser
Hoy el mayor criminal!

(Quédase pensativo.)

Diablo.

¡Virtud, aciaga virtud,
Siempre me has de perseguir!
¡Hasta cuándo ha de seguir
Tan odiosa esclavitud?
Yo creí en su juventud
Muerto tu gérmen maldito,
Y ora, cuando mas me agito
Por hacer tu fuerza vana,
Mas vigorosa y lozana
Brotas de un nuevo delito!

No es tuya la fuerza, no,
Que así encadena mi brio;
Es del sumo poderío,
Que contra mí te creó.
Mas no he de rendirme yo
Mientras quede una esperanza;
Que acaso la prez alcanza
En la reñida palestra,
El que mas terco se muestra,
No el que tiene mas pujanza!

Vamos, pues, á combatir, Pues el cielo lo dispone; Si Dios contra mí se pone Fuerza será sucumbir; Mas antes que yo á rendir Mis armas vaya á tus piés, Aunque tan alta te ves, Mira, virtud, por tu gloria, Que puede ser la victoria Del que hoy sufre este revés!

Mas ¿qué revés, si al instante Puedo hacer que este me siga? ¡Por Luzbel! — ¡Fuísteme amiga Por hoy, fortuna inconstante! Si aún le veo vacilante Entre el crímen y el deber, Mañana, de esa muger Lejos, mas fácil será Que olvide...; mas tardo ya En empezar á correr.

(Coge por el brazo d Arturo, y le indica un objeto d la derecha.)

Señor Conde, cuidadoso Observad aquella nube...

Art. 1Y bien?...

Diab. Es polvo que sube

De un escuadron numeroso.

Art. ¿Y bien?

Diab. ¡Y bien! — Si animoso

Lo esperais aquí, sois muerto!

Art. ¿Por qué?

Diab. Porque sé de cierto

Que buscan al homicida...

Art. ¿Y bien?

Diab. Pena de la vida Teneis; por eso os lo advierto.

Art. Está bien: — aqui lo espero.

Diab. (No será así por Luzbell

¡A mí, Astaroth y Asraël! ¡Lo veremos, caballero!)

(Aparecen los dos caballos negros del primer cuadro, completamente enjaezados.)

Ya hasta aquí llega ligero El belicoso escuadron... De lidiar no es ocasion, Señor!...

Art. No voy á lidiar.

Diab. ¿Y qué?

Art. Me voy á entregar.

Diab. ¡Qué placer para el Baron!...

Art. ¡Oh rabia!..

(Salen varios alguaciles d caballo. — El gefe se dirige d Arturo con el sombrero en la mano. — El Diablo se acerca tambien con los caballos de la brida.)

Gefe. Señor, venimos A prenderos. — Malhadada Ocasion...

Art. Tomad mi espada.

Gefe. Sabe Dios si lo sentimos.

Diab. Descuidados anduvimos;

(Al oido de Arturo.)

Pero montad, por favor...

Arturo va d montar y el alguacil lo detiene.)

Gefe. ¿ Me dais palabra de honor De no intentar escapares?

Dial. Podeis todos colocaros En torno, y será mejor.

Arturo monta maquinalmente á caballo. El Diablo se coloca á su lado, y echa ú andar la cabalgata.)

Diab. ¿Juzgais que así vamos bien?

(Al gefe.)

Gefe. Seguros al menos vais.

Diab. 14 si no?...

Gefe. Si os escapais,

Digo, por vida des quien,

Que estamos aquá en Belen.

Diab. Pues decidlo.— ¡Sús! cual lampo,

Geniss del mal, sabrid campo!

(Suena un horror-oso trueno. — Ruedan confundidos caballos y ginetes. — Arturo y el Diablo echaza por medio del monte d escape.)

Gefe. ¡Qué prodigio es el que miro!
Un alg. De miedo, apenas respiro!
Otro. Yo por escapar me alampo!

Otra vez los fantásticos bridones Hienden los aires con veloz carrera; Otra vez, al inflerno sigue Arturo, Otra vez, triunfa el diablo en la pelea,

Otra vez mira el jóven con asombro Los robles seculares que sustentan Sobre el nudoso tronco las edades Que el ancho mundo en sus anales cuenta, Humillar á su paso temerosos Hasta el suelo sus copas altaneras. Con hondo recrugir que asombra el alma, Se dividen en dos las duras peñas; Húndense y desparecen los collados; De los montes las altas eminencias, Sin fragor de los aires se desploman Y á la humilde llanura se nivelau: Cólmanse los abismos, y al instante En calzadas firmísimas se truecan; Detienen sus corrientes los arroyos, Los rios aproximan sus riberas, Y el caudal de sus ondas cristalinas En cauces estrechísimos encierran; Marchitanse las flores, y las plantas Al paso de los brutos, dobian yertas Las verdes ramas, las erguidas copas, Que gala de los campos antes fueran. Y mientras mas galopan, mas terribles Con los cascos metálicos golpean En cadencia infernal los fieros brutos, La mustia superficie de la tierra.

Empuña el jóven con crispadas manos Las por su mal ineficaces riendas Cuyo contacto abrasa : — en vano lucha Y relucha espantado y forcejea, Al ver que en su camino se trastornan Las leyes que acató naturaleza Desde el dia en que el mundo fué creado, Por detener del bruto la carrera: Que indómito el corcel, cual si clavadas Llevase en los hijares mil espuelas, El freno muerde y al ginete arrastra Al través de barrancos y de crestas. Ya el sol tramonta en el remoto ocaso, Y la noche su manto de tinieblas Estiende presurosa sobre el mundo, Desde un cielo nublado y sin estrellas. Y en tanto, los bridones infernales Mas veloces que el viento en la carrera Prosiguen; que al inflerno sigue Arturo, Y otra vez triunfa el diablo en la pelea!

-----

# SEGUNDA PARTE.

# PERSONAGES.

ARTURO.
BRITO. (EL DIABLO DEL ERROR.)
GONZALO DE CORDOVA.

PAREDES.
BAYARDO.
EL BARON GUALTERO.

CAPITANES Y SOLDADOS ESPAÑOLES Y FRANCESES, ETC., ETC., ETC.

# CUADRO PRIMERO.

ŀ

#### BARLETA.

Serena está la mar: — El rey del dia Surge allá en la remota lontananza, Y con su luz inunda esplendorosa La tersa superficie de las aguas. Serena está la mar: — sus ondas surca Una altiva galera veneciana, Dejando por señal de su camino Una esplendente estela nacarada. Serena está la mar: — Sus ondas riza El leve cefirillo con sus alas Al besarlas amante; — el marinero Entona los cantares de su patria; Reposa el capitan, duerme el piloto: Y solo el timonel con vigilancia De centinela militar, resiste Al encanto suavisimo del aura, Que con su aliento arrullador le invita El reposo á gozar de la mañana. De pié junto à la proa un caballero, En la cercana costa las miradas Fijas con avidez, parece estraño A cuanto en derredor se mueve ó pasa; **Y en el puente tambien y de la prora** Ni á mucha ni á brevísima distancia Un page se descubre, bravo el rostro, Imponente ademan, torva mirada. Viste un trage de guerra; de la brida Sujeta dos corceles de batalla, Negros como la noche, como el viento Rápidos, atrevidos como el águila. Contiénelos el page, y los bridones Hirviendo de impaciencia el freno tascan, Y resopian briosos y relinchan Y ya que no correr, airados piafan.

Y como el amo á la ribera mira Que aparece de mas en mas cercana, El escudero en su señor los ojos Clavados tiene con tenaz constancia; Y en vano los indómitos corceles Se encabritan, y botan, y se ensañan Contra el buen servidor; con la siniestra Mano sus fieros impetus contrasta: Como Scila y Caribdis cuando el noto En sus cavernas cóncavas rebrama, Oponen su invencible fortaleza De aquel mar á las olas encrespadas. La diestra apoya con marcial talante Sobre la empuñadura de su espada, Y en su inmobilidad cuasi semeja De piedra ó bronce una perfecta estatua.

II

La nao sigue en tanto su carrera
El campo azul cortando de las olas. —
Ya se descubren las montañas verdes,
Los pinos seculares que coronan
Sus cimas; ya se ven las arboledas
Y hasta la blanca arena de la costa.
Da la galera su postrer bordada,
Y como por encanto, entre las rocas,
Surge una poblacion noble y altiva
Con sus torres y cúpulas vistosas.

En la playa, y del mar cabe la orilla, Mil guerreros se ven de faz heróica; Y los rayos del sol, las armaduras Forjadas en Milan (ciudad famosa En tales artefactos), con su lumbre Hacen resplandecer en régia pompa. Balánzanse en airoso movimiento Las cimeras y piumas y garzotas De los dorados cascos, que las frentes De los guerreros inclitos coronan;

Que todos hérees son los que allé juntes Se divierten en plática amistase: Aquellos son los braves de Castilla, Las formidables lansas españolas. Paredes está alií; Diego de Vera, Sotomayor, Navarro; — ¿mas qué gleria Merece aparecer junto á Gensale, Junto al gram Capitan, lumbre de Córdeva?

- En tanto, la galera su velámen Con lentitud recoge magestaosa, Que entra ya por el puerto, y las cadenas De las pesadas áncoras afieja. Da fondo, y al instante las amarras Descorren de la lancha; al mar la botan; Entran en ella el amo y escudero Que conoce el lector; la chasma toda Saluda y victoréa, y al costado Del buque velocísima se agolpa, Y es justa admiracion: — los dos corceles, Libres de aquella mano vigorosa Que antes los sujetó, tras del esquife Que lieva á su señor, al mar se arrojan, Y es de ver la presteza y donosura Con que á la par cortando van las olas; Fuera del mar los abultados pechos, Hinchadas las narices espaciosas, Parecen aspirar con gran deleite La brisa embalsamada de la costa.

Por fin toca la lancha á la ribera,
Y el principal viajero sin demora
À uno de aquellos grupos se aproxima,
Àl gese demandando de las tropas
Del católico rey; mientras el otro
Los caballos conduce con mañosa
Destreza tras su dueño. — Los del grupo
Do aquel se dirigió, la vencedora
Faz del Gran Capitan, en el cercano
Grupo le muestran, y risueños tornan
De nuevo á departir en las pasadas
Y las suturas lides y victorias.

Ш

Al acercarse el viajero
Con firme y airosa planta
À aquel grupo do se mira
Àl Conquistador de Italia,
Por otro punto y á un tiempo
Llega con faz denodada
En viajero, cuyo porte,
Cuya apostura gallarda,
À la vez nobles y altivos,
Van diciendo: — 1 soy de Francia!
Àbren paso los del grupo,
Colocándose á la espalda
De su jefe, al cual saluda

Con figura cortegana
El incógnito, si bien
Sin bajeza ni arrogancia.
Luego de pié, respetuoso,
Espera que la palabra
Le dirija el noble gefe
De las falanges hispanas.
— « ¿Podeis decir, caballero,
Le dice aquel, « la embajada
« Que de Barleta á los muros
« Os trajo?...

Guer. Vuestra demanda Es una órden para mí: En nombre de Luis de Francia, Duque de Nemours, virey De todo el reino de Italia, Intimo al Gran Capitan, General del rey de España, Que en el término preciso De dos dias, sus escuadras Retire del territorio Nombrado Capitanata. Y de no hacerle, en el nombre Del Duque virey de Francia, Le declaro aquí la guerra Como Dios y la ley mandan.

Gonz. ¿Habeis concluido?
Guer. ; Si á fé!

Gonz. Oid, pues, sin mas tardanza, Bayardo, el buen caballere, Dicho el sin miedo ni tacha, Mi respuesta al que virey De estas regiones se llama: Decidle que, aunque le pese, La disputada comarca Pertenece á mi señor Por derecho, y con las armas, Dios mediante, lo haré bueno, Aunque unidas me atacaran Con las huestes del buen Duque, Todas las fuerzas de Francia! Abora, señor caballero, Si á merecer honra tanta Alcanzo, á mi amiga tienda Venid, que en ella os aguardan La admiracion y el cariño Que merece vuestra fama. ¿Qué?... ¿ no venís? — de un soldado Admitid la oferta franca... Venid...

Bay. Señor, perdonadme, Pues para mí es la desgracia. Admitir no me es posible Vuestra oferta hospitalaria, Porque debo dar la vuelta Hoy mismo...

Gonz. La dicha vaya Con vos, señor caballero!

Bay. Elia quede en vuestra guarda! Par. Esperad un punto solo... Diz que dicen los de Francia Que caballeros mejores Son, que los que hay en mi patria.

Bay. Jamás, señor, me permito

Tan insolentes jactancias.

Par. Que allá lo dicen los vuestros, Lo afirmo yo y esto basta. Mas si se trata de pruebas...

Bay. Si de pruebas se tratara, No hay en mi campo un francés Que no sepa sus palabras Sostener !...

Ahi vá mi guante: Par. Recogedlo si os agrada. Decidles que diez á diez, O mil á mil, sin ventajas, A probar me comprometo Con la ayuda de mi espada, Que somos los españoles Tanto y mas que los de Francia! Gran Capitan, dad la venia, Para que esta mi embajada Se respete...

No me opongo; Gonz. Aun cuando mas me agradara No entrar en tales contiendas.

Bay. Si empeñais vuestra palabra, Recojo el guante, señor, Y á los guerreros de Francia Lo llevo...

Gonz. Palabra y fé Quedan, señor, empeñadas, Y hoy mismo haré que se pida A la gente veneciana Un campo neutral, do pueda Ventilarse con las armas Esta disputa...

Bay. Los diez Contra diez?...

Gonz. Como á vos plazca. Bay. En once, señor, quisiera

Que el número se fijara.

Gonz. ¿ Por qué? Porque asi á Paredes Bay. Mi enojo desde hoy aplaza

A lidiar conmigo solo.

Gonz. Serán once! Bay. Os doy mil gracias.

¿Y donde juzgais que sea

El combate?

Gonz. Promediada Entre los dos campamentos, Cual debe ser, la distancia, De Trani junto á los muros.

Bay. ¿Cuándo?

Gonz.

¡ Pasado mañana!

Bay. Está bien : — ahí va mi guante, Señor Paredes: — las armas Serán las que en casos tales Están en uso: la lanza, O bien, si mas os pluguiere, Daga y tizona y el hacha. Par. Como gusteis. Mis respetos,

Gran Capitan, prez de España, Os repito. — Mis señores,

A Dios quedad!

Todos. Con vos vaya!

(Váse Bayardo.)

Gonz. Es el francés muy buen moso Y de apostura gallarda. Elige, mi buen Paredes, De las mejores, diez lanzas Para ese dia.

Par. Así harelo; Que en vencer está empeñada De nuestros tercios la gloria. Gonz. Ora pues, amigo, marcha A prepararte...

(Váse Paredes. — Arturo se adelanta y presenta una carta al gran Capitan.)

¿De quién Es, caballero, esta carta? Art. Desde Venecia os la envia El embajador de España.

Gonz. ¿El buen Suárez de la Vega? (La lec.) Dadme!...

En ella me declara Vuestra clase y vuestro nombre. Habeis tenido desgracias Muy jóven...

Nací á este mundo Art. Con estrella muy aciaga.

Gonz. ¿Y quereis tomar servicio Con nosotros?

Art. Si esto alcanza Con vuestro favor mi ruego, Daré por bien empleadas Las pasadas desventuras...

Gonz. Podeis contar con la plaza De alférez en nuestros tercios, Señor Conde..

Art. Aun otra gracia Quisiera, señor, pediros... Gonz. Decid...

Art. De las once lansas Que han de entrar en el torneo, Si no encontrais demasiada Mi osadía, una quisiera Ser yo...

Gonz. De vuestra demanda Hoy mismo hablaré á Paredes. ¿Teneis ya, Conde, posada En Barleta?

Art. No, señor...
Gonz. Entonce ireis á mi casa.
Art. Perdonad; mas no soy solo
Y temo...

Gonz. Si no os agrada Ko insisto: — valientes potros Traeis; — ¿los hay de esa casta En vuestra tierra?...

Art. Los dos Son de la mas pura raza Dei Kurdistan...

Gonz. Son muy bellos. — Señor Conde, hasta mañana.

# CUADRO SEGUNDO.

Campamento español ante los muros de Barleta.

— Acá y allá se ven aun ardiendo los restos de algunas fogatas. — Arturo se pasea delante de su tienda. — La luna se aproxima al fin de su eurrera nocturna con lenta magestad.

#### Arturo.

Unico alivio en mi mortal desvelo,
Pálida reina de la noche umbria,
Tú, que recorres con pausado vuelo
La inmensidad de la region vacía;
Tú, que á la vez inundas tierra y cielo
Con mas plácida luz que la del dia,
O envuelta acaso entre parduzcas nieblas
Sigues tu blando curso entre tinieblas;

¿Eres lo que la escasa ciencia humana le juzga?... ¿Eres un átomo perdido En la etérea region? — la soberana Mano de Dios, allí te ha suspendido Porque fueras del sol única hermana? O acaso eres destello desprendido Del eterno raudal de pura lumbre que arde sobre esa fúlgida techumbre?

O acaso algun arcángel poderoso
Te eligió entre los soles por morada,
Y desde allí vigila cariñoso
Sebre esta tierra en lágrimas bañada:
Y ese tu brillo blando y misterioso
Es acaso el fulgor de su mirada,
O como nuestro globo acaso vives
Y prestada tu luz del sol recibes.

Oh luna! incorruptible centinela

Del reposo del mundo protectora;

Compañera del misero que vela,

De los que aman constante bienhechora:

No desoigas mi triste cantinela, Apiádate benigna del que llora, No me ocultes tu pura luz suave, Bálsamo solo á mi tormento grave.

Desde el leve columpio de vapores
En que te ciernes sobre el ancho mundo,
Envia algun consuelo á los dolores
Deste mi padecer largo y profundo:
Mi dicha se agostó como las flores
Al alentar del ábrego tracundo,
Y ni en la mas remota lontananza
Puedo al alma fingir una esperanza.

10 mi Azelia!— 1 por qué el feroz destino, Contra mí en sus furores implacable, Te puso ; ay sin ventura! en mi camino, É ingrato el corazon hizo y mudable? Porque ora suspirando de contino, En la que arrastro vida miserable, Vaya corriendo en pos del bien perdido, ¡ Ay! por mi mal tan tarde conocido!

Aun me parece verte esplendorosa
De juventud y gracia y hermosura,
Tan modesta, sencilla y candorosa,
Bañado el rostro en celestial dulzura:
La muger mas maligna y envidiosa,
Que eras de Dios la mas perfecta hechura,
Justa contigo sola, proclamaba,
Y odiando á las demas, te idolatraba!

Aun me parece ver tu cabellera
Caer partida en rizos ondulantes
De ébano reluciente, la hechicera
Faz, encerrando en marcos vacilantes:
Y aquel seno purísimo que fuera
Envidia del amor, besar amantes,
Y recostarse en él desfallecidos
Con su felicidad desvanecidos.

Y creo ver aun tus negros ojos Lanzándome dulcísimas miradas, Inquirir de mi pecho los enojos, Mis males aliviar, y las pesadas Cadenas del dolor, y los abrojos Conmigo compartir...; oh! cuán lloradas Tengo yo aquellas horas de contento, Y cuán terrible y crudo es mi tormento!

— Misera juventud, á la locura
De violentas pasiones entregada;
Fugace flor que ya sin hermosura
La frente inclina mustia y deshojada:
Planta que debe al cielo su frescura,
Por el fuego del Tártaro agostada;
Fuente del bien, que tan inmensos males
Acarrea en el mundo á los mortales.

Generoso alasan, que sin el freno
Del esperto ginete, desbocade,
La crin flotante, y el nervudo seno
En blanca espuma y en sudor bañado;
Se lanza á escape, de temor ageno,
Y volando atraviesa el bosque, el prado,
Y como si un leon lo persiguiara,
Sigue tenaz la indómita carrera:

Y salva el precipicio y el torrente,
Y como el rayo en la carrera sigue,
Regando el suelo de sudor hirviente,
Sin que el cansancio su vigor mitigue;
É impulsado del vértigo creciente
Que le espolea, sin cesar prosigue,
Hasta que exhausto al fin y palpitante,
Cae por su propio peso ya espirante:

Tal es la juventud: — rico tesoro
Que eterno fuera en el Eden florido...
¿ Qué son cabe su luz, la pompa, el oro,
Que dominan el mundo corrumpido?
Pasa empero fugaz; — con triste lloro
El hombre la recuerda arrepentido,
Mas tarde por su mal; que flor temprana,
Duró como la rosa una mañana!

Vivió como la rosa, una mañana, Dejando tras de si duras espinas; Disipóse cual leve sombra vana, Que nos fingen las auras matutinas; Mas apenas del sol la soberana Luz, despeja las lóbregas neblinas, Desparece fugaz de nuestros ojos, Lleno dejando el corazon de enojos.

Y asi vuela del hombre la ventura.
Huye el amor asi, pasa la gloria,
Y asi el poder acaba y la hermosura;
Que es breve el bien en nuestra humana hisY á doblar de la vida la amargura, [toria:]
Tenaz nos dió el destino la memoria;
Funesto don, que, torcedor eterno,
Transforma nuestro mundo en un insierno.

(La luna va desapareciendo en el horizonte lejano. — Por la parte opuesta enrojecen ya las nubes los primeros albores del naciente dia. — Aparece el Diablo.)

Diab. ¡ Por Luzbel! — á la pelea
De buen modo os preparais,
Señor Conde, ¿ no mirais?

Art. ¿ Qué diablos quieres que vea?

Diab. Esas nubes de arrebel
Teñidas, nuncios del dia.

Art. ¡ Per el hijo de Maria!
Pienso que ya sale el sol.

Diab. ¿ Y querreis luego vencer?
¡ Idos presto á descansar!
Art. ¡ Ven!...
Diab. ¿ A qué?
Art. Me voy á armar,
Que ya empleza á amanecer. (Vénse.)

### CUADRO TERCERO.

I

# EL PALENQUE DE TRANI.

(1502, 20 de setiembre.)

Apenas las altas cumbres De algunos montes cercanos Dora con su luz rojiza El monarca de los astros;

Cuando entre nubes de polvo Del uno y del otro campo, Vénse salir á galope Y armados de punta en blanco;

Hasta veintidos guerreros Compitiendo en lo bizarros, Cuyas armas reverberan Del sol con los puros rayos.

El dios Marte en la apostura, Sobre un morcillo normando, Y de los suyos al frente Vá el invencible Bayardo.

De acero un arnés bruñido Cubre el pecho, y por debajo Lucir se mira una veste De terciopelo leonade.

Y á los aires dando envidia, Sobre el reluciente casco Se mece, da ricas plumas Un penacho rojo y blanco.

Detrás vienen La Palisa, Y d'Auhigny el veterano, Luis de Ars, ivo de Alegre, Hermano de Precy el bravo;

Y los otres suyos nombres Mencionar no es necesario, Porque todos sual valientes En el lance se portaron. Viene de la parte opuesta
 Al frente de los hispanos,
 El buen Diego de Paredes,
 Gallardo entre los gallardos.

Cabalga con sumo brio Sobre un pisador castaño, Que del suelo cordovés Pué gala á un tiempo y encanto.

Viste una rica armadura De Milan, y el duro casco, De plumas blancas y azules Sombrea un alto penacho;

La lanza empuña en la diestra, Y á la siniestra colgando, Azota el corcel terrible, Obra de algun toledano,

Aquella espada que fuera De los franceses estrago, Y que dió á la patria suya Tanta gioria y triunfo tanto.

Tras Paredes, viene Arturo Sobre su negro caballo, Y á nadie en el campo cede En lo apuesto y lo bizarro.

La impenetrable armadura Es de acero empavonado Como el yelmo, al cual no adornan Ni cimera ni penacho.

La lanza lleva en la cuja, Y pende al siniestro lado Una espada cortadora, Don del inclito Gonzalo.

Del fuerte bridon las riendas Rige la siniestra mano Con esfuerzo, porque al bruto Estrecho parece el campo;

Y dá botes y corbetas, Y mientras vá relinchando, Los paramentos oscuros, Y el suelo, deja bañados

En anchos copos de espumà Muy mas que la nieve cándidos, Que del freno se desprenden, Cual de las nubes de marzo

Cae el granizo á gruesas gotas Y destruye los sembrados; O como la espesa nieve En las cumbres del Moncayo. Mas Arturo lo domina; Botes, relinchos son vanos; Y mas que dos, hombre y bruto, Parecen solo un centauro.

Cabaiga detrás del Conde En un alazan tostado, Diego de Vera, el temido, Prez del suelo castellano;

Y Sotomayor, el fuerte, En un calabrés cuartage, En ira ardiendo, galopa Al lado del buen Pisarro:

Y detrás, los seis que restan Por Paredes señalados, Vienen tambien muy briosos Y combatir anhelando.

Ya de Trani se descubren Llenos muros y tejados De espectadores que ansian Ver en palenque cerrado,

Y en combate igual, riñendo Franceses y castellanos, Por cuál de los dos partidos Quedará la prez del campo.

11

### EL COMBATE.

Apenas turba los aires El ronco y marcial estruendo De las trompetas, se lanzan Con sonoro clamoreo

Contra los bravos de España De Francia los caballeros; Y de polvo espesa nube Que se levanta al encuentro,

Los envuelve de tal modo, Que por algunos momentos Queda á amigos y á contrarios El resultado encubierto.

Mas luego que se disipa El polvo, á la luz del cielo, De las sillas arrancados Por el empuje violento

De sus contrarios, se miran Tres de los fuertes iberos; Mas en el opuesto bando Hay cuatro caballos muertos. Una vez y otra se embisten, Y á empezar tornan de nuevo; Y á los botes de las lanzas Y al chocar de los aceros,

En menudisimos trozos, Cual paja que agita el viento, Ruedan al suelo confusos Airones, plumas y veros.

Rotos se ven por mil partes De maila los paramentos, Débil reparo á los golpes De aquellos brazos tremendos:

Y abollados y sin lustre, De polvo y sangre cubiertos, De los dos bandos se miran Yelmos, corazas y petos.

Desde el principio, Bayardo Y Paredes en el centro De aquella lid, se acuchillan En ira entrambos ardiendo;

Y no hay palabras que basten En los humanos dialectos, A pintar la horrenda lucha De los inclitos guerreros.

Mas el uno contra el otro Cansan en vano su esfuerzo, Que, si es mas fuerte el hispano, Mucho el francés es mas diestro.

Y tocando el imposible De su mutuo vencimiento, Al socorro de los suyos Tornan de comun acuerdo.

Ya el padre sol del ocaso Cerca, va palideciendo, Y debe acabar la lucha Apenas se haya traspuesto.

Nueve adalides de Francia, A pesar de su ardimiento, Sostienen á pié el renombre De sus famosos abuelos;

Mlentras aun siete cabalgan De los lidiadores nuestros, Y al ver que el soi se traspone Atacan con mas essuerzo;

Y como á fieras acosan De Francia á los caballeros, De los cuales dos tan solo Aun caba'gan como buenos. Bayardo es uno (no queda Dei otro tanto recuerdo, Ni importa su nombre tanto Que nos pese el no saberlo):

Lidian como dos leones, Y tras los caballos muertos Parapetados los otros, Pelean con tal denuedo,

Que mas há de media hora Que el sol no luce en el cielo, Y el éxito del combate Está como antes incierto.

Mas entonces se aproximan Los jueces del campo rectos, Y de franceses é hispanos, Que en el aire los aceros

Detienen, por cortesia, Por deber y por respeto; Puestos de entrambos partidos A igual distancia y en medio;

A Paredes y á Bayardo, De los nuestros el primero, Y el segundo de los suyos, Gefes á un tiempo y modelos,

Previo un saludo galante, Hablóles así el mas viejo: « Ni franceses ni españoles « Pretender deben el premio

- « De la jornada : los unos
- « Atacando como buenos,
- « Y como buenos los otros
- « Sus blasones desendiendo;
- « Demostraron hoy al mundo
- « Con igual merecimiento, « Que dignos son del renombre
- « De esforzados cabalieros. »

Unánimes los dos bandos, Las palabras aplaudieron Del juez, y de la ancha liza Agolpándose en el medio;

Como hermanos se abrazaron; Los hechos encarecieron Unos de otros á porfía Con ardor caballeresco;

Que por fortuna del mundo, Aun habia en aquel tiempo El noble espiritu, hidalgo, Que animó los siglos medios. Luego (segun el cronista; Como él lo escribió lo cuento: ) Los franceses y españoles, En amistoso concierto,

Mano á mano y brazo á brazo, A un banquete unidos fueron, Que en su pró dispuesto habian Los jueces del campo mesmos.

## III

### EL CAMPAMENTO.

De Barleta ante los muros, Y á los rojos resplandores De mil fogatas, descuellan, Coronadas de pendones,

Las tiendas del campamento De los tercios españoles; Solitarias aquel dia, Porque sus habitadores,

A la llanura de Trani Dirigiéronse veloces Casi todos, que ya juzgan Empañados sus blasones,

Si aquel dia al ancho mundo Los once batalladores De España, no hicieren bueno Ante Dios y ante los hombres,

Que los guerreros de Francia, Lejos de ser superiores, Ni aun iguales ser consiguen A los bravos españoles.

Mas luego que allá en el campo Los jueces en claras voces, Declararon que las lises Y las barras y leones

Con igual lustre quedaban; Unos gruñendo, conformes Los mas, con el resultado Del caballeresco choque,

Al campo dieron la vuelta Muy de prisa, que la noche Tendia ya el negro manto Del uno al etro horizonte.

Y por fuera de las tiendas Pormando grupos informes, Al amor del calorcillo Que los fuegos dan entonces;

Cada cual á su manera Mientras la cena dispone, A este alaba, á aquel deprime, De los once lidiadores.

Hay soldado, que á Paredes Prefiriéndose (el muy torpe), Dice que él, en lugar suyo Lograra el triunfo de un golpe.

Otro responde á aquel necio, Motejándole de zote, Y de palabra en palabra Llegan á los mogicones.

Pero todos los del campo A la vez están conformes, En ensalzar las proczas De aquel estrangero Conde,

Que al campamento ha dos dias Llegó de ignotas regiones, Y al Gran Capitan pidiera Por gracia ser de los once.

Quién alaba su figura, Su franco y airoso porte; Quién á Marte lo compara, Y solo á sí lo pospone.

- « Mas me gusta su escudero, »
   Grita un tal Pedro de Robles,
   Que allí cerca está envasando
   Menudos tragos de aloque.
- « ¡Calla, bárbaro! » le gritan,
  « Ya de vino hasta el cogote
  « Estás ; por eso dijiste
- « Disparate tan enorme! »

Mas Robles, con gran mesura:

« Lo dicho, dicho, » responde;

« No me ha dado el Conde nada,

« Y el criado esta bota dióme. »

Y aqui de las carcajadas De la confusa cohorte Que el chiste oportuno aplaude Aun contra sus opiniones;

Mientras la plácida luna Por detrás de un alto monte Sobre hombres y tiendas vibra Sus plateados resplandores.

## IV

## LA TIENDA DEL GRAN CAPITAN.

Del marciai campo en el medio, Cual entre arbustos y flores Descuella la verde palma, Soberana de los bosques;

Una tienda surge altiva, Que adornan dos pabellones Réales: uno las barras Que conquistó el bravo Conde

Jofre el Belludo, y que insignias De Aragon son desde entonces, Ostenta: el otro á los aires Los cuarteles y colores

Alternados, sus divisas Presenta fuertes y nobles: Por Castilla, dos castillos, Y por Leon, dos leones.

En el centro de la tienda, Cabe una mesa de roble, Sentado se ve un guerrero De alto aspecto y regio porte.

Viste completa armadura, Y solo el casco de bronce, Con riquísimo penacho Dó mil vistosos airones

Se mecen, y que ha un instante De la cabeza quitóse, Le falta: sobre la mesa Con el pomo del estoque,

De cuando en cuando, impaciente Alguno dá que otre golpe; Que le tiene con cuidado La tardanza de los once.

Mas de pronto, á sus oidos El sonoroso galope Llega de varios caballos Que hácia el campamento corren.

Levanta entences la frente Mas que la del padre Jove Magestuosa; una sonrisa El bello rostro recorre;

El semblante mas tranquilo No enojos ya ni furores Amenaza, y mas serenos Que de abril los claros soles,

A la entrada de la tienda Los ojos dirige entences; Porque ha oido de unos pesos El rumor que ya conoce.

Es el valiente Paredes, Quien al verle, abalanzóse A su cuello, así diciendo En altas y alegres voces:

« Por fin hemos desmentido Las falsas imputaciones Del francés, que nos juzgaba A los suyos inferiores.

¿Fué vuestra la prez del campo?
Humiliados los blasones,
No quedaron del francés...
Luego?...

- Los once españoles

Demostraron hoy al mundo A estocadas y mandobles Que son al francés iguales. — ¡Yo los envié por mejores! »

Y el Gran Capitan la espalda Al buen Paredes volvióle, El cual calló por respeto Y hácia su tienda marchôse.

### CUADRO CUARTO.

#### SACIEDAD.

Arturo sentado en un sillon en lo interior de su tienda. — El Diablo á sus piés, medio recestado en una pied de tigre.

#### Arturo.

¡Cuán fastidiosa es la vida!
¡Cuán monótona y oscura!
¡Cuán cierta aquí es la amargura!
¡Cuánto la dicha mentida!
¿Por qué la muerte intimida
A tanto débil mortal,
Si por decreto fatal
Del gran libro de la suerte,
Para todo hombre la muerte
Es el término del mal?

¿ Qué es la vida? — Un sucho vano De fantásticas visiones : Ancho mar, dó las pasiones Hacen fluctuar al humano. Bajo su imperio tirano En dolores tan fecuado, Siervo gime entero el mundo; Y es añadir leña al fuego, Querer resistirse clego A su poder iracundo.

Así el hombre navegande
Vá por el mar de la vida,
La verdad desconocida
Hallar iluso anhelando:
Y mientras vá fluctüande
En un mar que agita el Noto,
Frágil barca sin piloto
Que le indique el rumbo cierto,
Espera encontrar un puerto
En aquel piélago igneto.

Y á lo lejos, cual un faro Que alumbra la costa amiga, Negra fortuna enemiga Siempre le finge un amparo. Navega ya ain reparo, Y á aquello que ver alcanza En remota lontananza Dirige alegre la prora, Y no gime ya ni llora, Que le anima la esperanza!

Mas llega, y el triste mira
Que le engaño su deseo;
Y con un nuevo mareo
Corre tras nueva mentira.
Y otra vez llega, y se aíra
Al tocar el desengaño:
Sin recelar nuevo daño
Toma otra ves la carrerá,
Y en el término le espera
Nuevo dolor, nuevo engaño!

Pasa el mísero la vida
Así en correr incesante;
La dicha siempre delante
Que falace le convida:
¡Vano fantasma!... fingida
llusion del pensamiento!
Y cuando llega el momento
De morir, aun le exasperà,
El pensar que si viviera,
Lográra acaso el contento!...

#### Diablo.

Por Luzbel! sutil estais,
Señor Conde, en el relato,
Y aunque en verdad sois ingrato,
Por lo agudo me admirais.
¿Vos de la suerte os quejais?
¿Pues qué os falta, vive Dios?
¿Qué soñásteis nunca vos
Que el destino no os lo diera?

Soy muy duro de moliera, O hay un loco entre los dos.

Art. Soñé una vida de amor,
De placer y poderio;
Pero fué soñar el mio,
Y cierto solo el dolor!
Diab. Sois injusto ¡por mi honor!
Placeres, amor, poder,
Cuanto llegásteis á ver
Tuvísteis en demasía...
Art. De todo eso, el alma mia
Amó solo á una muger!

Diab. ¿Esa muger?...

Art.

La perdí
Por mi negra ingratitud;
Fué error de mi juventud,
Que muy tarde conocí.
Cuando del mundo me ví
En el ámbito anchuroso,
Juzgándome tan dichoso,
¡ Necio de mí! perdí el tino,
Y á la ventura el camino
Tomé en su mar borrascoso.

Y cerrando, por no vella,
Los ojos del alma mia,
Ciego ya, dejé la via
Que me alumbraba mi estrella.
¡Era su lumbre tan bella!
¡Tan hermoso su fulgor!
¡Era tan puro su amor,
Y yo fui tan despiadado!
Muchos años han pasado,
Y aun ora me causo horror!

Diab. Mas luego á nuevos amores
Os lanzásteis, segun creo...
Art. Juguete vil del deseo,
Corrí tras nuevos errores.
¿Qué encontré, sino dolores,
Desengaños y falsía
En el mundo? — Yo querria
Olvidar; mas es mi infierne
El recuerdo vivo, eterno,
De mi infame villanía!

Diab. Mas en Paris...
Art. Alli amé
O crei al menos amar,
Y tuve que castigar
El ultraje hecho á mi fé.
Una noche, — aciaga fué,
Pero no por culpa mia; —
A la casa en que vivia
Mi dama, á deshora fuí,

Y estando á la puerta, ví Que un hombre de ella salia.

Ardió mi sangre al mirar Aquella infame traicion; Llamé al hombre, al cual el són De mi voz hizo parar: Juntos volvimos á entrar Por la puerta aun entornada; Llegamos á una enramada Del jardin; dije mi nombre, Y por respuesta aquel hombre Desnudó la tersa espada.

Era un jóven capitan
De la guardia del Delfin;
Bravo como un paladin,
Y como bravo, galan.
Él, de mi zeloso afan,
No tuvo la culpa, no;
Pero ardiendo en ira yo,
Le ataqué ciego, demente,
Y aunque lidió cual valiente,
Allí la vida perdió.

Diab. Y en España?...
Art. Allá en Madrid,
Fui tal vez mas desgraciado:
Mala estrella me dió el hado
Entre las hijas del Cid!
Una tal Blanca de Olid
Cautivó todo mi amor;
Para vencer su rigor,
A fuerza de oro á una arpía
Compré, que á Blanca servia
De dueña ó dama de honor.

Ya de mi parte la vieja,
Pagó Blanca el amor mio,
Y de noche, — era en estio, —
Me hablaba por una reja.
Alli, en amorosa queja,
Brillando acaso la luna,
Pasar escuché una á una
Mil noches las leves horas,
Y en mil rosadas auroras
Maldije de mi fortuna.

Pensé casarme por fin,
Y así lo escribí á mi madre,
Y la mano pedí al padre
De mi bello serafin.
Mas una noche, el jardin, —
En un jardin fué tambien, —
Quise rondar de mi bien,
Y callado, y junto al muro
Me fuí acercando en lo oscure
A la puerta de mi eden.

Cuando ya muy cerca estaba,
Oi pronunciar mi nombre;
Se abrió la puerta, y un hombre
Que dentro el jardin estaba,
Salió; con alguien hablaba
Que de adentro respondia...
¡Cuánto el pecho sentiria
Cuando en las alas del viento
Llegó á mi oido el acento
De Blanca, que así decia!

- -- « ¿Qué de ese Conde aleman
- « Teneis zelos? ¡ Vive Dios,
- « Que no os reconosco á vos
- « En eso, señor don Juan!
- « Es cierto que es muy galan,
- « Muy hidalgo y decidor;
- « Mas vuestro es todo mi amor,
- « Y si con el Conde caso,
- « A dar me obliga este paso
- « De un duro padre el rigor. »

Mil agravios mas of
Que contar fuera prolijo,
Y los callo; mas de fijo
Recuerdo que en cuanto ví
Cerrar la puerta, me fuí
Derecho hácia aquel don Juan,
Y recatando el afan
Que aun el pecho me devora:
— « Decid á vuestra señora, »
Rugí, « que el Conde aleman

« A quien tan vil engañó,
« Parte mañana á campaña,
« Y que de ella y aun de España
« Esta noche se olvidó. »
El buen hombre allí quedó
Como por un rayo herido;
Y yo á Italia me he venido
A buscar la muerte en vano,
Pues un destino tirano
Hasta me niega el olvido!

Diab. Pero no os podeis quejar
De la suerte, señor Conde;
¿Dó hallareis, decidme, dónde,
Quien se os pueda comparar?
No haceis mas que desear,
Y al momento conseguir;
¿Por qué, pues, quereis morir?
Ved que solo es un delirio
Ese soñado martirio
Que os disgusta del vivir.

Art. Tal ves... tal ves... Mas el sino Que al nacer me cupo en suerte, Ne da en la vida la muerte Por decretos del destino. Nada encuentro en mi camino Que me detenga un instante: Y mientras surco adelante De la vida el turbio rio, Niro el objeto que ansío Mas oscuro y mas distante.

No finge la fantasia,
Por mas absurdo que sea,
Un antojo, que no vea
Cumplido luego: — A fé mia,
Me cansa la bizarría
De mi estrella singular;
Pues cuanto llego á alcanzar
De su inexausta largueza,
Ni aminora mi tristeza,
Ni mitiga mi pesar.

Cuando el clarin de la guerra Escuché en estas regiones, Vine á unirme á las legiones Del mayor rey de la tierra: Mas mi fortuna me cierra Hasta el morir del soldado; Estoy de vivir cansado, La muerte, la muerte ansío...; Cuándo me darás, Dios mio, Este bien tan anhelado!

Diab. Si firme en morir estais,
Buscad mañana la muerte;
Tal vez os dará la suerte
Lo que tanto deseáis.
Mañana, si lo buscáis,
Tendrá fin el padecer;
Que de poder á poder
Francia y la gente española
Se baten en Cerinola...
Art. ¡En verdad?
Diab. ¡Lo vais á ver!

# CUADRO QUINTO.

I

BATALLA DE CERINOLA.

(1505, 19 de abril.)

El padre sol del poniente Se mira ya muy cercano, Cuando la hueste regida Del Gran Gapitan, Gonzalo, A vista de Cerinola Que se divisa en un alto, Desordenada y confusa, Llega, y asienta su campo.

Que en la marcha trabajosa Que hasta aquel punto la trajo, Ya por áridos terrenos, Ya por fétidos pantanos,

Durante aquel largo dia, Del sol los candentes rayos Al hambre y sed se han unido Para aumentar su quebranto.

Aquí un infante se rinde Por el calor sofocado, Y á la superior fatiga Acullá cede un caballo.

É inútiles son los odres Llenos de agua del Ofanto, Que la esperiencia previno Del invencible Gonzalo:

Que no basta lo que encierran A calmar la sed de tantos, Y mas que de algun socorro, Sirven allí de embarazo.

Gonzalo, en aquel aprieto, Anima á los desmayados, Y á los que ve mas caidos Les dá á beber por su mano.

Y para andar mas aprisa Ordena á cada caballo Que á las ancas un infante Tome; y el ejemplo dando

Monta en el suyo á un alféres Aleman, que ya postrado Se mira, al unido impulso De la sed y del cansancio.

Y con la voz y el ejemplo Sus falanges animando, Deja por fin la llanura Y llega á asentar su campo.

Y por Dios, que ya era tiempo, Pues liegan apresurados Los léales corredores Al enemigo anunciando.

Y ya hasta el ciclo se eleva El polvoroso nublado Que en revuelto torbellino Alzan los tercios contrarios.

Pasa el Capitan revista A su gente, y calculando, Ve cinco mil y quinientos De á pié, bizarros soldados;

A mil y quinientos suben Los que lidian á caballo, Entre hombres de armas, ginetes, Y arqueros ejercitados.

Divide en tres escuadrones La fuerza ; todo de hispanos Es el primero, y lo rigen Zamudio y el buen Pisarro.

El segundo lo componen Alemanes é italianos, Y son de la misma gente Los caudillos y los cabos.

En fin, el bravo Paredes Y el Conde Pedro Navarro, Rigen el cuerpo tercero, Que es tambien de castellance.

Junto este á la artillería, Para en caso necesario Apoyarla y defenderla, Y es el último apostado.

Y de aquestos varios cuerpos Cubren y apoyan los flancos Los hombres de armas; Colonna Y Mendoza son sus cabos.

Pedro de Pas, y Fabricio, De Colonna primo hermano, De les caballos ligeros, Por mitad tienen el mando.

En tanto los enemigos Consultan un breve espacio Si han de atacar, y dan tiempo A que el ejército hispano

Prepare el cuerpo d la lucha Y el espíritu al estrago; Mas esto no tranquiliza Al Gran Capitan Gonsalo,

Que duda de su ardimiento Porque lo mira cansado, Y teme que el enemigo Se lleve la pret del campo. Pero Paredes, entonces, Viéndole andar cabizbajo:

- « Para hoy, seĥor, es », le dice,
- « Aquel ánimo esforzado
- « Que soleis tener. Es justa
- « La causa que sustentamos,
- « Y segura la victoria,
- « Donde lidia vuestro brazo. »

Gonzalo oyó agradecido El venturoso presagio, Y con mas alegre rostre Firme aguardó á sus contrarios.

H

# CONFLICTO.

Ya en el cielo no deslumbra La luz del sol generosa, Y la noche viene rápida Con su cortejo de sombras.

Duda el caudillo francés Atacar las españolas Falanges; que ve prudente Lo avanzado de la hora;

El aspecto formidable Que presentan nuestras tropas, Y la fuerte artillería Que las alturas corona.

Así vacila perplejo, Y hasta la próxima aurora Diferir quiere una lucha Que mira tan peligrosa.

Mas los otros generales, Y Alegre, que es la persona En quien mas Nemours confia, Ardiendo en sed belicosa,

Le esponen la ruda marcha Que trae la hueste española Todo el dia, y que el cansancio Fácil hará su derrota.

Y Alegre, mas atrevido Que prudente, con faz torva, Grita: « Señor, no mas dudas, Que el vacilar es deshonra. »

Picado entonces el Duque, Manda que toquen las trompas La señal de la embestida; Y en carrera polvorosa,

Al frente de la vanguardia, Que por entero la forman Los hombres de armas, al viento Hace lucir su tizona.

Ya el sonoro cañoneo En ambas líneas rimbomba, Pero con mayor estrago De las huestes invasoras:

Porque domina en las crestas La artillería española, Y las balas que despide A los franceses destrozan.

Mas un acaso imprevisto Hace volar nuestra pólvora, Y á las llamas que parecen Subir á abrasar la atmósfera,

Cunde el miedo en nuestras filas; Mas Gonzalo con gozosa Faz, así á los que flaquean Les dice con voz sonora:

- ¡Buen ánimo, camaradas;
- « No desmayeis : esa pompa
- « De luminarias, por nuestra
- « Nos anuncian la victoria! »

Y picando el noble bruto, Recorre la línea toda, Y con paternal acento A este alaba, á aquel exhorta;

infundiendo en los cobardes El valor de su alma heróica, Y doblando el noble brio En las almas generosas.

En tanto nuestros cañones Por las incendiadas bocas Siembran la muerte en las filas Prancesas, ya medio rotas:

Cuando Nemours, lanza en ristre Al frente de la invasora Vanguardia, á toda carrera, Y en ira ardiendo gloriosa,

Contra las crestas se lanza Que nuestros fuegos coronan; Mas Paredes lo recibe Con su escuadron y lo arrolla. Ceja entonces el candillo Francés, y mientras galopa Presentándonos el flanco, Con su gente, á donde nota

Nuestro campo menos fuerto, Sufre el fuego á quemaropa De aquella escopetería Certera y asoladora

De los tercios alemanes, Que la diezman y trastornan. Empero, entre ambos partidos Duda incierta la victoria;

Cuando de un arcabuzaso Que disparó mano ignota, Cae el general francés, muerto; Y á pérdida de tal monta

Desbandada la vanguardia, Olvida su antigua gloria, Y sin órden y al acaso, Huye en completa derrota.

Trata entonces Chandenier, Con la infanteria toda De reparar el desastre, O al menos morir con honra;

Mas la nuestra le recibé
De tal modo, y tal le acosa,
Que es inútil el denuedo
Con que mil muertes arrostra.

Unos tras otros, los cabos Mira caer de mas nota A su lado, y contemplando La retirada forzesa,

Bramando de ira y corage, Ordénala con voz ronca, Mas quiso acordarle el cielo Militar muerte, gloriosa;

Pues una española bala, Entrándole por la cota De malla, que el noble pecho Defiende á un tiempo y adorna

El corazon le atraviesa, Sin vida en tierra le postra, Y así la vergüenza patria Piadoso el cielo le aborra.

Ya entonces los enemigos No disputan la victoria, Y en desordenada fuga Ponen piés en polvorosa.

Meifi, Alegre y Bisiñano, Que á retaguardia maniobran, Despues de gran resistencia, Lentos el campo abandonan;

Y Paredes y Gonzalo Con las tropas vencedoras Yendo al alcance, acuchillan, Hieren y matan y arrollan.

Y al campamento enemigo Dirigiéndose Colonna, De él sin lidiar se hace dueño, Porque las francesas tropas,

Al verle próximo, huyeron Desatinadas, medrosas, A los piés sando las vidas Que ya las diestras no abonan.

Y Próspero, que en la tienda Del Duque (segun la crónica), Halló dispuesta y servida Una cena suntüosa;

Junto con sus oficiales, Mientras que muerto le iloran Sus amigos y Gonzalo, Al ver que al campo no torna;

Echando brindis al triunfo, Diez tragos por cada copla, Tomó en mi opinion tal chispa Que le duró hasta la aurora:

Pormenores, resultados, Dejo, etcélera, á la historia, Y corro á alcanzar á Arturo, Que ya no está en Cerinola.

III

EL ENCUENTRO.

De la empeñada refriega En lo revuelto y confuso, Donde es mayor el peligro Allí se ve al Conde Arturo.

Y no hay en el campamento Francés, ni en el nuestro, alguno, A quien no le cause asombro Aquel lidiar furibundo. Que aunque sea igual el brio, Llega á mas subido punto En el que á morir pele, Que en quien lidia por el triunfo.

Y así se entra por las lanzas Del francés, el Conde Arturo, Cual entre blondas espigas El cesirillo nocturno.

La muerte consigo lleva, Cada golpe es un difunto; Que al corte de aquella espada No sobrevive ninguno.

Sangre chorrea el ginete, Brota sangre el flero bruto, Y sangre á torrentes mana Del tajante acero crudo.

Y en tanto que sus mandobles Llenan á Francia de luto, Y entrambos campos le aclaman El paladin sin segundo;

En cambio de tanta herida No recibe ni un rasguño, Y bañado en sangre agena, Está de la propia enjuto.

A su lado en la batalla, Y como el Conde sañudo Y arrogante, pugna Brito, Y ambos admiran al mundo.

Ya dispersos los contrarios, Por el campo corren unos, Y otros con mejor acuerdo De Cerinola á los muros.

De los primeros, el Conde Sigue el confuso tumulto, Esperando en el alcance Que algunos soldados juntos

Le hagan cara y le den muerte; Cuando cercado de muchos Hombres de armas españoles Ve á un francés: — del fuego oculto

Que le devora, se olvida, Y dirigiéndose al grupo « ¡Respetad á ese valiente! » Les grita : — los nuestros mudos

Del francés luego se apartan, Y accreándosele Arturo, Conoce al Baron Gualtero, Quien le mira taciturno.

Art. La vida, Baron, que un dia Me disteis, hoy os la vuelvo.

Gualt. La mente en vano revuelvo, Mas no os conozco, ¡á fé mia! Ye soy el Baron Gualtero...

Art. Y yo soy el Conde Arturo.

Gualt. No os conozco, cabailero.

Art. Os engañais, os lo juro!

Allá en terreno aleman—

Este doncel fué testigo,—

Rá seis años que conmigo

Os batisteis...

Gualt. En Milan

Gualt. En Milan
Era entonces mi mansion:
Un año hará que volví
A mi patria; mas no oí
Ni aun vuestro nombre...
Art. Baron,

En ser franco, ¿qué perdeis?

Ko es negocio para chanza...

Guall. Acaso una semejanza

Hace que así os engañeis.

Art. Vinestra generalidad.

Art. Vuestra generosidad

No quiere reconocer

La deuda; mas mi deber...

Gualt. Nunca falto á la verdad.

Art. Ved que insistir fuera agravio

De vos indigno y de mí.

Gualt. Os juro que no menti En cuanto dijo mi labio.

Art. Está bien. — Decid: ¿tirana
No os persiguió la fortuna?
Gualt. Sí, por Dios!... desde la cuna!
Art. ¿Teneis, Baron, una hermana?
Gualt. Un modelo de hermosura
Y de virtud: — mas, por Dios,
¿Qué os importa, Conde, á vos?
Art. De mi vida la ventura
Tal vez... mas decid... ¿dó está?
Gualt. Ora, Conde, se hallará...

Pero en aquel mismo instante, En estruendoso tumulto, Separa á los dos hermanos Un tropel raudo y confuso

De franceses perseguidos Por los vencedores crudos; Y á las nubes que levantan De la lid el polvo y humo. Apenas se ve á si propio El desesperado Arturo, Y en ira ardiendo, espolea El que monta infernal bruto.

Y del demonio seguido, Sin detenerse un segundo, Traspasa montes, barrancos, Cercas y tapias y muros;

Mientras la lóbrega noche Enseñoreada del mundo, Sobre bosques y ciudades Estiende su manto oscuro.

# CUADRO SESTO.

Arturo y el Diablo corriendo á toda brida.

Corriendo van entre sombras Los fantásticos viajeros, Y tan veloces caminan, Que atrás se dejan al viento.

- « Brito, ¿no viste aquel hombre? Si, le vi...
  - ¡No era Gualtero?
- El mismo....
  - Luego engañóme.
- Fingiendo no conoceros, Es claro; pero su nombre Os confesó....
- Y es muy cierto. ¿Mas, qué razones le obligan A negar aquel encuentro? ¿No me batí en Alemania Con él?
- Señor, yo sospecho La causa del disimulo; Pero decirla no debo.
- ¿Cuál es?... dila presto!... ¿callas?
- Os pesará....
  - Dila presto!...
- Pues bien.... el Baron....
  - Acaba!...
- A Azelia...
  - ¿Qué?

- La habrá muerto! »

Lanza Arturo un alarido La sospecha infausta oyendo, Y en lo oscuro se sonrie El infernal escudero. Y en tanto, los fieros brutos Con sonoro martilleo Hieren la tierra, en su marcha Atrás dejándose al viento.

# TERCERA PARTE.

# PERSONAGES.

EL ANGEL CUSTODIO. ARTURO. BRITO (EL DIABLO DEL ERROR.) AZELIA. EL NIÑO. LA MADRE.

# CUADRO PRIMERO.

#### DESESPERACION.

La selva de los bandidos. — Arturo y el Biablo á caballo.

Art. Ya no puedo resistir...

Es forzoso descansar... Diab. ¿Y escogeis este lugar? Art. ¿Dónde, pues, hemos de ir? Diab. Debeis, señor, advertir Que en esta aciaga espesura Me sucedió la aventura Que la noche en que os hallé Aqui, señor, os conté... Ved que está la noche oscura... Art. ¿Y qué importa? - no me muevo De donde estoy...; cuán rendido Me siento!... estoy decidido... ; Apéate!... Diab. No me atrevo... *Art.* ¿Serás, en verdad, cebarde? Diab. Ya bajo, señor, ya bajo... Art. No te cuesta mal trabajo. Diab. De valiente no hago alarde. (; Muy presto vas á ser mio!) Art. Aquí aguardo la mañana. . Diab. (¡Torna á él, memoria insana, Con tu recordar impio!) Art. ; Ay de mi!... funesta historia, Siempre viva en mi memoria... Azelia!... Azelia!... ¡ay de mí! Para siempre la perdi!

« Era una flor que crió el Omnipotente, Del celeste jardin la mas preciada; Cándida flor que marchitó inclemente El aura de esta vida emponzoñada: Era un ángel de luz, resplandeciente, Que tenía en el cielo su morada, Y al ver del torpe mundo los horreres Se volvió á los eternos resplandores.

¡O amor, primer amor inmaculado;
Amor del corazon, amor divino!
Ossis do el viajero fatigado
Reposa de la vida en el camino:
Purísimo raudal, nunca manchado
En su apacible curso cristalino
Por turbias aguas ni corriente impura:
Que el cielo guardó ilesa su hermosura.

Y yo, necio de mí, con mano impía, Al destino mayor en la fiereza, Ajé la tierna fior que diera un dia Envidia al cielo mismo en su pureza: Y este pesar intenso, esta agonía, No alcanzan de los hados la crudeza A ablandar: — llanto eterno, desdichado, Debe ser la espiacion de tu pecado!

Sí, sí: llora, infeliz, tu desventura,
Llora de amargo llanto inmenso rio,
Llora, imbécil, tu estúpida locura,
Llora tu vanidoso desvario:
Soñaste, como el águila, á la altura
Do se asienta el supremo poderio
Remontarte, y como ella ante su lumbre
Rodaste ciego de la attiva cumbre!

¡ Mezquino soñador, que al Dios del mundo Creyóse igual en su febril mareo, Pensando el fuego arrebetar fecuado De la vida, cual nuevo Prometeo: Y ora caido, yace en el profundo, Del demonio implacable del desea Presa su corazon, despedazado Por las garras terribles del pecado!

¿Qué es el hombre?... á do vá? de déade ¿Ese claro destello que ilumina [viene? Su razon, será cierto que proviene Del inmenso raudal de la divina Luz?... y esa clara chispa que mantiene El resplandor del alba matutina En su mente, ¿á do vá cuando se acaba La vida del mortal que iluminaba?

¿Acaso va á alumbrar mas altos seres,

0 iguales criaturas ó inferiores?
¿Vá á aumentar por ventura los poderes
Del gran foco de eternos resplandores?

0 hien irá á gozar de los placeres,

0 á padecer los ímprobos dolores
En los sagrados libros prometidos
A ese sér que carece de sentidos!

Donde está la verdad?... la suma ciencia Donde hallaré, Señor?... Por qué en la vida Hay tanto desear, tanta impotencia? La fuente del saber siempre escondida Al hombre, ha de tener tu omnipotencia? Ve, Señor, mi esperanza ya perdida... ¡Fuente de toda luz!.. una vislumbre Da al pobre ciego de tu inmensa lumbre! »

Como serena el agua cristalina
En marmóreo tazon de régia fuente
El fondo de blancura alabastrina
Al través de su masa transparente
Deja distinto ver, y se ilumina
A los rayos del sol resplandeciente,
Los mirtos que la cercan y resales
Al vivo refiejando en sus cristales;

Mas si acaso, pardida piedresuola
Por un niño arrojada, su tersura
laterrumpe, de súbito la vela
lasolita turbiez y queda oscura;
Y hasta que no se borra la ancha estela
De circulos sin fin, ni la verdura,
Ni el fondo del tazon, ni el sol que gira,
Torna á considerar el que la mira:

Tal de la mente el diamantino espejo Per aciagas ideas perturbado, Pierde su transparencia y su reflejo Y queda en sombras y en horror trocado: Y en vano en su interior, guia y consejo Busca el mertal entónces, conturbado, Que el vértige le arrastra, y su destino Le aparta mas y mas del buen camino.

> Tal, en tropel agólpanse Del Conde á la memoria, Las enredadas páginas De su fugax historia; Y en raudo terbellino Le representa el Sino, Al par aureras lúgubres Y auroras de placer.

Aqui brillar espléndida Mira su edad florida; Alli, la pompa fúnebre Del fin de nuestra vida: Glorias aqui y honores, Alli crudos dolores, Y allá confusos méscianse Gosar y padecer.

Mas luego, la calma Sucede á la horrible Borrasca, indecible, Que el cielo le envió: De luchas cansado, El cuerpo abatido, Quedóse dormido El Conde y soñó....

Soño que se encontraba, en noche oscura, De un escarpado monte en la alta cumbre; Cercábanio tan lóbregas tinieblas, Que ni sus propias manos ver podia: La atmósfera letal que alli reinaba Sausaba al pecho insoportable angustia; Sentiase morir; — ni á dar un paso Era osado el mezquino, que al profundo Temia despeñarse; — mas de pronto, Con fragor infernal, en un collado Cercano, el triste vió romper fremente, Repentino volcan; — torrentes raudos De la encendida lava abrasadora Por los lados del monte á la llanura Lejana descendian, como suelen De las excelsas cimas de los Alpes, Las montañas de nieve derretidas Por el estivo sol, en anchos rios, Rápidas descender hasta los mares, Arrollando á su paso las cabañas , Los árboles y plantas y las rocas.

Luego en torno de si mirando el triste,
 Al rojo resplandor que despedian
 Las llamas del volcan, ante sus ojos
 Un horrendo espectáculo, imposible
 De describir con lengua que usen hombres,
 Descubrió: — muros altos por do quiera,

Escepto un estrechisimo pasage, Formados de cadáveres horribles De hombres y de caballos, lo cercaban; Y al horror de su vista, y al odioso Hedor insoportable, no pudiendo Mas tiempo resistir, á aquella senda Que abierta al infeliz aun le quedaba Corriendo se arrojó; — mas de repente Vió del suelo brotar inmensa turba De feisimos diablos, que en la angosta Salida se agolparon, y los aires Con el rumor horrendo de sus voces Poblaron y satánicas risadas. Y con gesto de insulto y menosprecio Indecibles, al cuitado unos á otros Con las garras horribles se indicaban, Y amenazas de muerte proferian, Y á reirse tornal an ; y el mezquino Miraba fascinado aquella escena De confusion y horror; sobre la frente Enhiestos como dardos los cabellos, Mientras que de sus poros brotan mares De gélido sudor que el cuerpo bañan. Y de la frente al pié, ni un miembro solo, Ni músculo, ni vena, hay, que no tiemble De miedo y de pavor : --

Salir á toda costa, y revolviendo
Rápido se dirige hácia la parte
En que mas bajo mira el negro muro.
Trata allí de trepar, venciendo el asco
Que da la corrupcion; pero, la planta
Fijando en un cadáver, con el peso
Del cuerpo mas allá de la rodilla
Se hunde en la podredumbre; — con espanto
La retira veloz, y al fuerte impulso
Perdido el equilibrio, se resbala,
Y en un mar de gusanos se sumerge;
Y torna á levantarse, y á otro punto,
Tiritando de miedo, precipita
El correr.

. . Mas de pronto cual el dia Que la trompa del ángel conturbando Los ámbitos del aire y mar y tierra Llame la creacion entera á juicio; Los putrefactos restos se levantan De hombres y de caballos; le circundan, Altos los negros brazos descarnados, Abiertas las mandíbulas horrendas, Y á la vez por cien partes le amenazan Con simultanea y brusca acometida; Mientras que tras los vivos esqueletos En cadencia infernal, bailan los diablos Al són de sus horribles carcajadas. Júzgase ya perdido, y elevando | La postrer esperanza al cielo entonces: « ¡ Acórreme, Señor ! » grita, y los ojos Cierra, por no mirar horrores tantos!

(El Diablo desaparece llevándose los caballos, equipage, etc., etc., y solo deja las pistolas al lado de Arturo. Este despierta. Sale el sol.)

Art. ¿Dónde estoy? — Fué un sueño vano Que mi mente perturbó; Prenda del rencor insano De este destino tirano Que siempre me persiguió... Mas Brito, dónde quedó? | Brito !... | Brito !!... no me escucha... iii Brito!!! — ¿ Me habrá abandonado? ¡Oh! me vió desesperado, Y me abandonó en la lucha! - Solo estoy... solo... sin guia... Sin compañero ni amigo... Solo, del hado enemigo En la odiosa compania!... Y ni aun sé dónde me hallo, Que de noche vine aqui; Y en la tormenta perdi Hasta mi último caballo! | Brito !... | Brito !!... no responde : Me abandonó sin remedio... ¿De morir no hallaré medio ?

(Repara en las pistolas.)

Si, si!... desgraciado Conde!

(Examina el cebo de una de ellas.)

Muramos!... ¿ qué me detiene?

De un golpe acabe el vivir...

¿ Qué importa al que nada tiene,

Eso que llaman morir?

¡ Adios, sol de la mañana!

¡ Adios, esperanza mia!

— ¡ Voy triste, allá dó me envia

Mi negra suerte inhumana!

(Prepara el arma, la apoya en su frente, y vá á disparar, cuando á lo lejos suena el siguiente : )

# HIMNO DE LA MAÑANA.

Divino espíritu,
Señor del mundo,
Del trono aurifero
Dó tu profundo
Saber se asienta,
Esta que alienta
Mi labio trémulo
Casta oracion;
Benigno acógela,
Que ofrenda es pura...
De un alma timida...

# Arturo (Prosiguiendo.)

Que en su amargura Pide consuelo. Tú, desde el cielo Escucha el cántico Del corazon!...

Es el himno de Azelia... ¿ Quién lo entona Con tan pura y súave melodia?... El canto respondió á la angustia mia!

#### La voz.

¿ Quién contra Dios sacrílego blasona? ¿ Porque la cerque el llanto y la tristura, irá contra el Criador la criatura?

#### Arturo.

¿ Qué voz es esta, Señor, Que parece que responde A cuanto mi pecho esconde De angustias y de dolor? Nuncios son de tu favor Los sonidos que escuché; O acaso quimera fué Que forjó la fantasía? ¿ Fué el eco de la voz mia? ¡ Sosten, o Señor, mi fé!

### La voz. (Mas cercana.)

Al coro angelico
Suba mi llanto;
La humilde súplica
De mi quebranto,
Las arpas de oro
Cantar sonoro
Hagan dulcísimo
Llegar á tí;
Desde la espléndida
Mansion divina,
Brille una lágrima
Cual matutina,

Luciente aurora; Para el que llora De paz y júbilo Nuncio feliz!

Art. Ya no es posible el error, Que claro escuché el cantar... Ya la duda va á acabar...

(El Angel Custodio en un caballo blanco como la nieve.)

Ang. ¡Guárdeos el cielo, señor!
Art. El os ampare y deflenda!...
(Faz airosa y cortesana...)

Ang. ¿De la ciudad mas cercana

Podreis decirme la senda?

Art. Me es imposible, señor; Llegué anoche á este lugar, Y queriendo descansar

A solas con mi dolor, A un escudero traidor

Confié la custodia mia, Y el malsin, mientras dormia, Me dejó aqui abandonado.

Ang. ¿Os habrá tambien robado?

Art. Todo cuanto poseia.

Ang. Lance sué muy singular!

Y ora, ¿qué pensais hacer?

Art. No sé.

Ang. ¿Quereis aceptar?...

Art. ¿Qué me vais á proponer? Decid...

Ang. El criado, á mi ver, No volverá aquí por vos...

Art. No lo acertara, por Dios!

Ang. Entonces, montad aqui...

Art. Mas el bridon...

Ang. Creedme á mí...

Puede muy bien con los dos.

Art. No sé si debo admitir Así, de un desconocido...

Ang. Daos, señor, á partido:

No os tendréis que arrepentir.

Art. Mas yo ...

Ang. ¿Qué quereis decir?

Art. No os conozco...

Arg. Ni á vos yo...

Art. ¿Quien en tal lance se vió?

Ang. ¿Quereis conocerme?...

Art.

Y despues sabreis de mi, Si os interesa...

Ang. A mi, no.

Conde soy...

Art. Y yo tambien...

Ang. Naci en Alemania...

Art. Y yo.

Ang. Mi primera edad pasó En un serálico edén...

Si!

Art. Y la mia.

Ang. De aquel bien
No contenta mi ambicion,
Hidrópico el corazon
De deseo, al mar profundo
Me lancé del ancho mundo
Desde la patria mansion.

Art. ¡Yo tambien!

Ang. Desenfrenado Corrí en pos de los placeres...

Art. | Tambien yol...

Ang. De las mugeres

Fui el azote despiadado...

Art. ¡Como yo!

Ang. Mas justo el hado,

Castigando mis errores,

A mi vez me envió dolores...

Art. 1A mi tambien!

Ang. Y una á una,

Me arrebató la fortuna De mi juventud las flores...

Art. ¡Como á mí!

Ang. De ánimo fuerte,

Me era la vida enojosa, Y busqué la paz dichosa En el seno de la muerte.

Art. ¡Yo tambien!

Ang. Mas la impia suerte,

Guarda tenas de mi vida Se hizo entonce...

Art.

¿Y blen?

Ang.
La esperanza de morir,
Quise acabar de sufrir,

Cual cobarde suicida...

Art. ¿Y luego?

Ang.

2Y VOSP...

Art.

Continuad;

Perdida

Que vais contando mi historia...

Ang. Me horroriza la memoria De mi soberbia y maldad!

Esta mañana...

Art. Esperad...

¿Fué en este bosque?

ing. Si, 4 f6!

Art. Pues entonce el fin ya se... Callad, por Dies y por mí,

Y huyamos presto de aqui...

Ang. ¡Montad luego!

Art.

¡Ya monté!

Partieron... allá van... y en la carrera Es la lumbre del sol su claro guia, Y al dulce galopar del regio bruto, Semejante al rumor de leve brisa, La tierra de su alfombra de esmeralda Se reviste, las claras fuentecilias Detienen su correr; cantan las aves

Sus tonadas alegres y sentidas; Abre la flor su cáliz, y embalsama Los aires; de la senda en las orillas Vense unidos pacer los brutos todos Que aquella selva afortunada habitan. Cabe al bravo leon pace el cordero, Alli cerca el cervato alegre trisca, Y ufana sal:a la cobarde liebre No lejos de la adusta javalina. Las hayas y los robles corpulentos Se doblan y sus ramas aproximan, Y el espeso follage á los viajeros Defiende del ardor del mediodia. -Y en tanto, el Conde Arturo, en ese estado intermedio del sueño y la vigilia, Con ios ojos del cuerpo, ve la calma Con que naturaleza la convida, Con los del alma, mira allá á lo lejos, Una vida de amor, de paz y dicha. Y las vistas del doble panorama Del cuerpo y del espiritu, varian, Se ensanchan y coloran y hermosean A medida que el Conde mas camina. — Recrean el olfato mil perfumes, Y al oido regalan armonías, El susurro del aire entre las flores, El murmurar del agua entre las guijas; Y sigue el Conde Arturo en la carrera, A dó el Arcángel celestial le guia; Que esta vez triunsa el cielo en el combate, Y la hueste infernal huyó vencida!

### CUADRO SEGUNDO.

VUELTA AL PUERTO.

El bosque de la infancia. — Artore. — El Nine. La Madre. — La Esposa. — Concussos.

Art.; Solo otra vez!... ¿Mas qué miro?...
Yo conozco este lugar...
Aquí podré descansar...
¡Con qué deleite respiro!
— Sí... no hay duda... la enramada
Es esta, só cuya sombra,
Tendi..o en la verde alfombra
De violetas esmaltada
Y jazmines y azucenas,
Sin saber lo que eran penas
Una vida afortunada
Vivi!... Hé aquí el arreyado
De tan placido murmario;
Hé allí el campestre tugarie

Del guarda bosque; el castaño A cuyo pié, cada un año Por la fresca primavera, Tantos dones repartia A los labriegos mi madre: Alli, mi escelente padre, Cuya memoria aun venera **M**i corazon, presidia Los bailes y los festejos; El árbol que allí mas lejos Se ve, es el haya frondosa Do el calor del mediodia, De mi madre en compañía, Pasé en plática sabrosa Tantas veces... alli, al lado, Cacé mi primer venado... ¡Oh memoria deleitosa A un tiempo y tan dolorosa De una edad que ya ha pasado! ¡Cuánto amor, cuánto cariño, Cuánto inocente placer! ¿Jamás habreis de volver? Tal vez... ¡ mas qué hermoso niño! Niño. Verde, hermoso prado, (Cantando.) Limpido arroyuelo, Aves voladoras Que poblais el viento; Meras de estos montes, Gamos de estos cerros; ¿Dónde está mi padre, Que le lloro muerto? ¿Dónde está, decidme? Si tristes lamentos De un hijo os apiadan, Respondedme presto: ¿Por qué olvidadizo De mi tanto tiempo, A los patrios lares Ing ato no ha vuelto? ¿Donde está, decidme, Que le lloro muerto? Art. Angélico niño, Que al amor paterno Kindes cariñoso Tan finos recuerdos: Del mortal selice Qie por padre el cielo Te dió, dime el nombre; Que acaso el secreto De su vida alcance, Quien climas diversos Corrió, de los hados Las iras huvendo. Niño. Sois tan comedido, Piadoso estrangero, Que ese nombre sacro Deciros pretendo.

li padre es el Conde

Arturo... No creo Art. Lo que dices, niño, Que á ese Conde mesmo Conocí en Italia: Y, si bien recuerdo, Ni sué nunca padre, Y aun era soltero. Niño. Pues yo, en lo que dije, Señor, me mantengo. Art. ¿Y quién es tu madre? Niño. Me dirá que miento Si digo su nombre. Art. No tal: - dilo luego. Niño. Azelia se llama... Art. 10h Dios!... 1No habra muerto? Niño. Mi madre está viva, Señor estrangero, Y no solo madre, Sino atuela tengo, Y un tio... ¿Su nombre? Niño. El Baron Gualtero. Art. No me engañes, niño, Que si hablas de cierto... Pero, no es posible, Es un falso sueño! Niño. ¿Piensa el peregrino Que soy embustero? ¿No ve aquella jóven Que viene corriendo, Y aquella matrona Que detrás, mas lejos, La sigue?... al instante Le dirán si miento! (Corre el niño d su encuentro; — Arturo las ve, las reconoce, y cae sin sentido.) Mad. ; Arturo, hijo mio! ¡Ay Dios! ¿si habrá muerto?

Az. ¡Esposo del alma, Mi bien, mi embeleso, Vuelve en ti, mi amado, Vuelve en ti, mi dueño: Luzcan esos ojos Del aima luceros, Torna, vida mia, De nuevo en tu acuerdo! Mad. Ya el pulso recobra! Desmayo fue recio, Mas pasó... Art. ; Hijo mio, Madre, dulce dueño! 2 Sois, cierto, vosotros? ¿Estoy Lien despierto? Si no, Dios benigno, Mátame en el sueño! Mad. Es cierto, mi Arturo; Al fin, el Eterno, De madre y esposa Te volvió á los ruegos!

Arturo.

(Arrodillándose.)

¡ Brote á torrentes de este pecho mio La inmensa gratitud que me sofoca; Salgan robustos, cual sonante rio, Los débiles acentos de mi boca!

Señor! Señor! — Del trono refulgente Dó te asientas temido en el altura, Benigno acoge el cántico ferviente Que ensalza tu poder y mi ventura!

Ya ciego, al borde del horrendo abismo, En ira ardiendo y en furor insano, Me iba á lanzar, verdugo de mí mismo, Cuando me asió tu prepotente mano.

Y disipadas las oscuras nieblas Que mi agitada mente circuían, De enmedio vi salir de sus tinieblas, Los raudales de luz que á tí me guian.

Grande solo eres tú, solo infinito, Tú solo en el saber eres profundo; Del cielo azul al lóbrego Cocito Alcanza igual tu brazo tremebundo.

Por ti fecunda el sol al universo, Camina por ti al mar el manso rio, Alza tu mano al justo y del perverso Derroca el insensato poderío. Solo tú eres, Señor, tú solo sahio, Y justiciero y pródigo y clemente; Tú dictas los acentos de mi labio, Tú haces brotar mi cántico ferviente:

¡Gloria á tí, Señor Dios, cuya balanza, Es la sola imparcial, la sola fuerte; Fuente de fé y amor y de esperanza, Unico triunfador contra la muerte!

¡Eterno faro de la eterna lumbre Que ilumina al mortal afortunado; Librame de la odiosa servidumbre Que al pecador impone su pecado!

FIN.

### AL LECTOR.

# POST-FACIO.

Unas veces riyendo, otras llorando,
Unas veces despierto, otras dormido,
Las mas de pronto, algunas meditando,
Este libro escribí que habrás leido;
Y si tal vez sus páginas mirando
Hallaste á tu dolor algun olvido,
Bástame: — lo demás me importa un bledo.

HERIBERTO GARGIA DE QUEVEDO.

Madrid, 15 de abril de 1848

# LA SEGUNDA VIDA

EPISODIOS DEL SIGLO XIX.

A LOS EXCMOS SEÑORES

DUQUES DE RIVAS, MARQUESES DE ANDIA Y DE VILLASINDA, ETC., ETC., ETC.

MEMORIA DE CARIÉO DEL AUTOR.

Wer Kann was dummes wer was kluges denken
Das nicht die Vorwelt schon gedacht!

Gozzaz, Fausto.

No recuerdo donde lo he leido ú oido: no estoy muy seguro de haberlo yo propio pensado; pero sea lo que suere de estas cosas, creo sirmemente que la epopeya del siglo XIX, es la Comedia humana de Balzac. Y en efecto, esceptuando la forma, es decir, el no estar en verso, cosa razonabilísima en un siglo en que el predominio es de la prosa, la Comedia humana de Balzac es à nuestro siglo lo que todos ó casi todos los poemas épicos famosos lo fueron á las épocas que los produjeron. Desde la Iliada y Odisea de Homero hasta la Comedia de Balzac, es una misma la indole de la épopeya. — Los poemas del inmortal ciego de Esmirna, son un resúmen de la vida de su tiempo: — creencias, conocimientos, historia, costumbres, preocupaciones, manera de ser del hombre de ahora treinta siglos; nada falta: todo está allí descrito y compilado. — Virgilio, imitador de Homero, menos grande, si mas culto, no siguió á su maestro sino en la parte esterior, por decirlo así. — En los poemas de Homero, los cuales, digámoslo de paso, deben considerarse juntos, la esencia es lo principal : en la Eneida predomina la forma. — De Virgilio al Dante hay un vacio de catorce siglos, que el clarísimo poeta florentino abarca en su gigantesca concepcion: -- hace mas: - predice el futuro desarrollo del género humano; y, no bastando

la tierra á su dominio, adivina en el firmamento astros entances, y siglos despues, desconocidos (1).

Comparando al Dante con Virgilio, no debemos desatender las circunstancias que rodeaban á entrambos al escribir sus inmortales poemas. — Virgilio tuvo la dicha de nacer en el siglo de oro de la literatura del Lacio. — Dante casi puede decirse que creó la lengua en que escribia. — Pero de esta sola razon, siquiera poderosísima, no depende la inferioridad de estilo, que, dadas las diferentes indoles de ambas lenguas, se observa en la obra del poeta florentino. — Virgilio, como ya lo hemos dicho, prefiere á todo la forma: — Dante hace lo contrario. Por poco familiarizado que esté el lector con la hermosa habla italiana, encontrará á cada paso y con profusion en la Divina Comedia, versos tan sonoros y bien construidos, como los mejores de los mas aventajados poetas de los siglos posteriores. El canto tercero del infierno empieza con este terceto:

Per me si va nella città dolente; Per me si va nell'eterno dolore; Per me si va tra la perduta gents.

Todo el mundo puede apreciar la diferencia de sonoridad que hay entre los versos primero y tercero, y el segundo, que es duro y mal acentuado. — El Dante queria ante todo espresar su pensamiento : — la forma era para él como para todos los grandes poetas de cualesquiera tiempos y paises, una cosa secundaria. — Dante, pues, pertenece al número de los genios de primer orden : — acaso sea el mayor entre los mas grandes.

Dos centurias despues aparece Ariosto. Su Orlando furioso, cuya accion, como nadie ignora, pasa en el siglo octavo de nuestra era, es como los del griego y el del florentino, una historia del género humano. — En él se ven los primeros destellos de esa tendencia á la burla y á la risa escéptica, que como un cáncer interno, en su mas espantoso desarrollo, aparece por todas partes en la vida de nuestro siglo, mostrando, á despecho del lujoso manto de una civilizacion falsa y estraviada, los terribles estragos de su progreso mortal. — La fantasía de Ariosto es la mas poderosa y varia que acaso haya existido jamás —Apenas puede seguirlo el lector: — tan grande y diversificado es el cuadro que brota sin esfuerzo alguno á la voz de aquel ingenio gigantesco.

El Tasso en el siglo XVI escribió la Jerusalen. — Poema de conveniencias, y por decirlo en la lengua universal, de commande. Poeta cortesano, imitó á Virgilio: — él y su modelo pertenecen á los genios de segundo tamaño. — Como Virgilio culto, como él sabio, como él acabadísimo poeta: inferior acaso en la forma á su muestro, el Ciene de Sorrento le aventajó

(1)

Non vogliate negar l'esperienza Diretro al Sol, del mondo senza gente. Informo, camto XXVI.

con mucho en la creacion y pintura de los caracteres; — pero la Jerusalen, cemo la Encida, no son mas que esfuerzos del talento: no pertenecen á la generacion de las obras de que nos vamos ocupando. —

En los primeros años del siglo siguiente vió la luz pública en nuestra España la concepcion mas gigantesca que se haya registrado jamás en los anales de la literatura española, el Quijote. El amo y su escudero, el buen sentido y la locura, eternos distintivos que vienen confundiéndose en el hombre desde el principio del mundo, y seguirán del mismo modo hasta su fin; hé aquí el pensamiento fundamental de la epopeya del manco de Lepanto. Como la Divina Comedia, como los poemas de Homero y como la Comedia Humana de Balsac, creemos que la historia del ingenioso hidalgo compendia y resume la del género humano.— De Camoens y Ercilla no nos ocupamos, porque las Lusiadas y la Araucana son una serie de cantos históricos mas ó menos bellos, concretados á una época ó á un acontecimiento. — Son como la Farsalia de Lucano y la Henriada de Voltaire, campañas en verso. —

Milton en Inglaterra en el siglo décimo séptimo y Klopstock en Alemania, en el siguiente, escribieron el Paraiso Perdido y la Mesiada. - Dejando aparte el elevado talento poètico de los autores, y lo respetable y santo de los asuntos que cantaron. sus poemas no son del género que nos ocupa. - El Fausto de Goethe, la concepcion mas vasta acaso que haya producido un cerebro humano, seria el tipo mas perfecto y acabado de esos poemas humanitarios destinados á vivir tanto como el mundo, si hubiera en él mas sentimiento y menos ciencia. Su pensamiento capital es el amor, la redencion por medio del amor, el supremo pensamiento moral del Evangelio: la unidad y armonía por medio de la atraccion en el mundo sisico. El poema de Fausto es el universo, como ha dicho muy bien un critico francés; pero el universo en un estado anormal: es una especie de caos. - La antigüedad clásica, las edades medias, el mundo moderno; las creencias religiosas de todos los pueblos, sus leyes y costumbres: las sectas filosoficas, las escuelas literarias; todas las grandezas y miserias de todas las edades transcurridas del mundo, están alli traidas y personificadas; pero en tan confuso é intrincado laberinto apenas puede la mas robusta inteligencia deducir un claro y saludable enseñamiento de aquella lectura titánica. — Las parábolas del Evangelio son el tipo de la verdadera sublimidad.

Por lo demás, creemos que para analizar la obra del sublime poeta aleman, seria necesario escribir volúmenes enteros: ni es este nuestro proposito, ni nos sentimos con fuerzas para tarea tan desmesurada.

En 1788 nació en una modesta calle de la capital de la Gran-Bretaña, uno de esos genios homéricos, tan raros en los anales del mundo. — Hablamos del inmortal Lord Byron. — Tanto en sus poemas cortos, como en don Juan y Childe Harold, que dejó incompletos, se hubiera mostrado el bardo inglés émulo de sus grandes predecesores, si fuesen menos personales. — Detrás de Lara como de Maníredo, del Giaour como de don Juan y el Corsario, se ve el autor. — Todo el mundo sabe que Childe Ha-

rold es un seudónimo mas bien que un nombre.—Tenemos, pues, desde Homero hasta Balzac, una cadena gigantesca, cuyos eslabones maestros son, el cantor de la ruina de Troya, Dante, Ariosto, Cervantes, Goethe y Byron.

- Que este libro nuestro no es una produccion de las que dejamos apuntadas, inútil es decirlo; ni nos hemos propuesto escribirlo, ni aun en el mayor paroxismo de nuestra vanidad pudiéramos soñar reunir siquiera un átomo del genio y saber y esperiencia de mundo que poseyeron aquellos grandes maestros; pero tal cual es este parto de nuestro pobre ingenio, pertenece á la generacion, por decirlo así, de aquellas obras. -No es el todo, sino una reducidísima parte: no es el árbol, sino una de sus mas pequeñas hojas. — La segunda Vida es á los grandes poemas humanitarios, lo que una de las piedras que ruedan al pié de la gran Pirámide á aquel gigantesco edificio. - Senda poco trillada en España, en todas épocas, es la que seguimos; menos trillada que nunca, hoy, puesto que la literatura se ha convertido en vil mercancía de un vergonzoso tráfico. -Ingrata la tarea, la recompensa limitadísima, cuando no nula: pobre nuestro ingenio, escasos nuestros conocimientos; premioso y angustiadísimo el tiempo que hemos podido dedicar á su produccion. — No hemos abierto un libro, ni escrito un apunte, ni meditado una hora sobre nuestro argumento. — La pluma ha volado, corrido, ó simplemente caminado sobre el papel. — Sentimiento, fé, esperanza, amarga sátira, burlona risa, desahogos sencillos del corazon, gritos del alma lacerada, recuerdos de dias mas felices ó de estudios de otros tiempos; todo, todo es espontáneo; todo así sentido; todo dicho con el corazon al trazarlo la pluma en su rápida carrera.

La Segunda Vida se ha escrito en menos tiempo del que se tomaria el autor, si sus circustancias se lo permitiesen, para escribir un acto de drama, ó un discurso académico, ó un artículo crítico sobre una obra de la estension de la presente.

Madrid, 30 de abril de 1851.

# PROLOGO.

Voy á contar, aunque en verdad me asusta, Un cuento inverosimil, portentoso, Que á la comun verdad poco se ajusta, Y cierto empero es, si prodigioso: Ya te veo, lector, con frente adusta El áspero atusándote ó sedoso Bigote, así esclamar en tono aleve: ¿Cuentos á mí? — ¿en el siglo diez y nueve?

Cuentos, y por qué no?—¿Crees, por ventura, Que tode en este sigle es positive? Qué entiendes por verdad? — Di con lisura
Tu opinion: no te muestres tan esquivo.
— Entrar en discusion fuera locura! —
¿Eso dices? — pues oye, por Dios vivo,
La desnuda verdad, yo te lo abono,
Sobre el siglo felia décimo-nono.

Ya los pueblos no creen en las patrañas Que ilusos sacerdotes ó embusteros Contaban del lugar donde las sañas Divinas, en hornallas y calderos,

de maneras al hombre nada estrañas · Se cebaban en nobles y pecheros, Cayas almas en bárbaro guisado En espiacion hervian del pecado.

Mas ¿dónde ahora el muro diamantino De la invencible fé en la malandanza? ¿Dó al corazon el bálsamo divino De la virtud mas dulce, la esperanza? De los hombres el misero destino Acaso es mas feliz con tal mudanza? - Perdieron ¡ ay! á par de las visiones, La primera virtud sus corazones.

Si de la fé divina á la fé humana Pasamos, ¡ qué espectáculo, lectores! Jamás hubo lasciva cortesana Rea de tan impúdicos errores. No es la severa ley republicana La de esos furibundos redentores: Ya no hay freno, ni ley, dique, ni norma. -¡Viva la libertad de la reforma!

";Libertad! ¡libertad! hombres ilusos, Dad por el pié á la torpe tiranía!» ¡Austriacos, alerta, alerta, rusos, Temed esa feroz demagogia! (1) El buen Proudhon para estirpar abusos Predica i gran remedio! la anarquia! ¿Qué hay contra el monopolio? — El comunismo (2),

Monstruo feroz, aborto del abismo.

Los bienes son comunes, ciudadanos; No en trabajar se canse el jornalero: Si todos ricos son, ¿á qué las manos Desgarrar en trabajo rudo y fiero? - «¡Pueblo rey, todos somos soberanos!» Tal vez esclame así mi zapatero, Cuando, al mirarlas por las suelas rotas, Le mande á remontar un par de botas.

Y si de las políticas creencias Paso á la fé, que acaso es mas sagrada, Y aunque base de públicas conciencias Hemos dado en llamar la fé privada:

- (i) Un acento mas ó menos no importa, lector, y por si te importare, sabe que el acento en la silaba final de esta palabra, está mas en conformidad con su etimología griega y con nuestra prosodia. --La cierto que el uso está en contra; pero en tiempo en que no se respetan las leyes, ¿por qué hemos de respetar los usos?
- (2) El autor puede ser republicano; pero de ca-Bisa limpia.

¡Cuántos crimenes ¡ay! cuántas dolencias Aquejan en el día á la cuitada! ¡ Cuántas viles, domésticas traiciones, Completan del gran siglo los blasones!

El amante que engaña á su querida. El mercader que falta á sus contratos, El que á su bienhechor niega y olvida, Los picaros, en fin, y los ingratos; Estos saben el arte de la wida, Los demás necios son y mentecatos. - ¿ Quieres, lector, pasar por un portento? No tengas corazon ni entendimiento.

Mas basta de sermon: — si convencido Está con lo ya dicho mi auditorio, Inútil es seguir; si, embravecido. Al contrario se cree en el Purgatorio Con este mi discurso entretenido. Quitarle es justo ya el vejigatorio: Que aunque por vil salario nunca escribo, Al fin y al cabo de mis versos vivo.

Y si con la opinion no capitulo De la audi-circunstante mayoría, El crédito del libro fuera nulo Y el editor sus cuartos perderia: Al poder de las armas nunca adulo, Mas al de la opinion, cometería Torpeza grande en no ceder y pronto: Doy culto á la opinion : desprecio el Ponto (1).

Mas anudando el hilo de mi prólogo Que interrumpió un discurso poco análogo, Defecto capital en un monólogo Cuando es falta terrible en un diálogo: Declaro que mi cuento es un apólogo De mi propia invencion; á mi catálogo Pertenece hasta el último cartilago, Que aborrezco del plagio el vil mucilago.

Y como otros en rancios manuscritos Ignotos á la pluma de la historia, Gustan acaso de encontrar delitos O acciones dignas de inmortal memoria: Y sin exámen previo de peritos, Ardiendo en ambicion de fama y gloria, A la prensa los dan, una injusticia Reparando, ó torciendo la justicia:

Yo preflero dar vida á las visiones Que pueblan mi cerebro conturbado,

(i) Léase destierro, cárcel, multa, persecucion, etc., etc., etc.

Parto tal ves de vagas ilusiones, Esperiencia tal ves de lo pasado: Melancólicas, tiernas créaciones, Cuando vivo tranquilo y sosegado; Borrascosas y fleras y terribles, Cuando no son mis horas bonancibles.

Mas siempre verdaderas: sacro culto Di amante á la verdad desde tan niño, Que no recuerda el corason adulto Cuando naciera en él aquel cariño: Que perdones, lector, no dificulto

De mi sencilla pluma el desaliño, Que la verdad no ha menester afeite Para dar enseñanza y sun deleite.

Y aquí juzgo acabar muy oportuno, Que el prólogo difuso se me antoja, Y como hago los versos uno á uno Siento ya del cansancio la congoja: Aunque me llames necio é importuno, Carisimo lector, vuelve la hoja: Introduccion d la Segunda vida: Prosigue, que es historia entretenida.

# INTRODUCCION.

I

Muy cerca de media milla
De la ciudad de Verona,
Que en dos mitades dividen
Del claro Adigio las olas;
En un antiguo edificio
Cuyos muros desmorona
Del tiempo la férrea mano;
Cual la enamorada tórtola
Que del tierno compañero
La insólita ausencia llora;
Bajo verdes emparrados,
Y entre lirios y amapolas,
De mármol cándico surge
Una tumba suntüosa.

Cerca de alli se levantan,
Por varias partes ya rotas,
Gruesas tapias que defienden
Un jardin, que si la crónica
No miente, fué cementerio
En edad no muy remota;
Y alrededor de la tumba
De que hablamos, se amontonan
Informes restos de estatuas
Y de mutiladas losas,
Claro indicio que demuestra
Que estuvo entre muchas otras
Aquella tumba que hoy dia
Mira el viajero tan sola.

Una admirable figura
De muger la tumba adorna;

Y tan al vivo el artista Retrató sus bellas formas, Dió tal vida y tal blandura A sus facciones bermosas, Que no inanimada piedra, Vision pura, encantadora, Parece, de cas'a virgen Que en la noche de sus bodas En cánuido lecho aguarda Al esposo á quien adora. Y á la luz in ier**ta y pálida** De alguna nocturna antorcha, O al débil rayo argentino De la luna vaporosa, De sus ojos entreablertos Parece que rayos Lrotan De amor, y que tibla sangre A sus mejillas se agolpa.

Aquella tumba recuerda
La tristísima memoria
De dos victimas ilustres
Que inmoló la impia discordia.
De Julietta y de Romeo
Los frios restos reposan
Allí, de sus dos familias
Entre las airadas sombras;
Y en el silencio profundo
De la noche tenebrosa,
Cuando los felices duermen
Y vigilan los que lloran,
Las náyades del Adigio
Llevadas sobre sus olas,
Al són de música dulce

Y en enamoradas trovas, Cuentan su amor y su muerte A la ciudad de Verona.

II

Fiat lux...

Era una noche plácida y serena De las que lleva á Italia el tibio abril, Y asomaba su fas la luna llena Al través de las sombras del pensil.

Y alzaba el ruiseñor su blando pio Entre el follage de la selva gaya, Y mansamente murmuraba el rio Reclinado en la arena de la playa:

Era el hora feliz en que el mendigo Olvida su miseria y abandono, Y en el regazo del reposo amigo Tal vez no envidia el esplendor del trono.

El hora de las citas misteriosas En que se animan las calladas rejas, Y en que pueblan las calles silenciosas Tiernos suspiros y amorosas quejas:

El hora de las célicas visiones, El hora de los sueños virginales, En que en el ronco m r de sus pasiones Se adormecen los miseros mortales.

No el hora del silencio: era la hora En que se oye distinta la armonia, Con que dotó la ciencia creacora Al viento, al mar y á la arboleda umbría.

La voz del claro arroyo que murmura Prisionero en el cauce florecido, Y el grito de dolor que en su amargura Lanza el viento entre rocas comprimido:

Y el lejano mugir de los torrentes, Los ayes de la tierra créadores, Y el beso de los timidos ambientes En el púdico caliz de las flores...

Mas súbito un rumor mas dulce y grave Que todo humano ó terrenal acento, De virgen ó de mar, de brisa ó ave, Turbó la paz de aquel apartamiento. Era el rumor que con sus niveas alas Producia un espíritu divino, Que atrás dejando las eternas salas Seguia hácia la tierra su camino.

Y de la luna un argentino rayo, Trémulo de las nubes descendia, Alumbrando al través del techo gayo La blanca imágen de la tumba fria.

Posó el ángel de luz su planta leve Sobre la piedra del sepulcro helada; Y plegando sus alas de oro y nieve, La mano levantó: la inanimada

Piedra, al potente signo estremecida, Lentamente se alzó del duro lecho; Tomó su rostro el tinte de la vida, Y tibia sangre circuló en su pecho,

Y en púdico rubor tinta la frente Compuso su flotante vestidura, Mientra el ángel de lus su vuelo ardiente Torció velos á la superna altura.

## III

### KARL GRUNER.

Sobre un caballo fogoso Nacido allá en Mecklemburgo, Como el relámpago leve Y como el dolor oscuro: Al frente de treinta bravos Y mas bravo el que ninguno, Va el capitan Cuchillada De Verona en torno al muro. No al noble Baron, su padre, Ni á su valor sin regundo Debe aquei nombre espresive Que le dá el curioso vulgo: Cárlos Gruner se apellida. Y aquel su titulo adjunto No a estocadas ni mandobles Con que mató á mas de uno Lo debe, sino á un sablazo Que le dió un amigo, ruso, Y que dibuja en su rostro Un arço de medio punto. Mas á pesar del efecto De aquel golpe furibundo, Es Gruner gallardo mozo Si entre alemanes los hubo. Castaño tiene el cabello

Como la barba, y mas rubio El retorcido bigote, Rabia y envidia de muchos: Blanca la tez, arqueadas Las cejas, ojos cerúleos, El cuerpo alto cuanto airoso, Esbelto cuanto robusto.

Es Gruner muy buen soldado. Con los hombres algo brusco, Con las hembras algo alegre Y bien quisto entre los suyos. Nadie en báquicos festines Le hizo cejar, y en el mundo No hay uno que le aventaje En los bélicos tumultos. De noble sangre nacido, Si el capitan tiene orgullo, Lo funda en ser mas hidalgo Que todos los hombres juntos. Altivo con sus mayores, Con sus iguales adusto, Tan solo con los pequeños Varia de tono y rumbo; Que en su pecho generoso Un corazon late puro, Tan fino como el diamante Y como el diamante rudo. Tal es, lector, en compendio, El vivisimo trasunto Del capitan que galopa De Verona en torno al muro.

### IV

## ¿QUIEN VIVE?

En tanto, la tierna jóven Levantada del sepulcro, A la voz generadora Del Sér sobre todos Sumo; Con desigual movimiento Y entre congojas y sustos, Trémula, débil la planta. Va hácia Verona en lo oscuro. No sabe de donde viene Ni adónde va : que si adultos El espíritu y el cuerpo Son á su edad en el mundo: Ella, de nacer acaba. É, imperfectos cuando rudos, Si débiles son sus miembros, Su entendimiento es confuso.

Por el instinto guiada Girando va en torne al mure En busca de alguna puerta; Cuando un grito tremebundo La dejó petrificada, Sin movimiento y sin pulso. « ¿ Quién vive? » — grita un tudesco, Y en el silencio profundo Repite el eco: ¿quién vive? Con prolongado murmulio. Dos veces mas rompe el aire La misma voz, y en el muro Se agitan los centinelas Con insólito tumulto. Por cuarta vez el soldado Lanza el marcial grito agudo; Cuarta lo repite el eco, Mas no responde ninguno.

Empero allá entre las sombras Divisa el soldado un bulto Oue tácito se desliza Como un espectro nocturno; Y viendo la persistencia Con que se obstina en ser mudo, Apela á su carabina, Postrer militar recurso. El tiro al aire dispara Como entre bravos es uso, Que no se apura un valiente Sino en el último apuro; Y al fulminante estampido Prolongado hasta al centupio De las vecinas montañas Por los ecos tartamudos, Un grito de inmenso espanto, Desgarrador, moribundo, Llega distinto al guerrero Que lo oye casi con susto.

Al estruendo del disparo, Se dirigen á aquel punto, Corriendo á escape tendido El capitan con los suyos. Llega Gruner; interroga Al soldado, y taciturno, Al que imagina cadáver Se acerca casi sañudo. Mas que el relámpago levo Salta del fogoso bruto, Y al vacilante reflejo De un rayo de luna fúlgido. Ve á una desmayada jóven, Que en el suelo áspero y duro Parece un lirio arrancado Por el austro furibundo.

Cual la madre cariñosa Que en su seno al duice fruto De su amor, blanda acaricia

Con tiernisimos arrullos: Y lo ocuita en su regazo, Y se opone, vivo escudo, Entre el párvulo inocente Y los peligros del mundo: Así, el inclito guerrero Entre sus brazos robustos, El lánguido cuerpo oprime De la jóven, y con sumo Interés, que sus palabras Revelan á los mas rudos; En aleman muy correcto Y en italiano algo turbio, La consuela y acaricia Endulzando el tono brusco De su voz, hasta trocarla En suavisimo susurro. Mas va cediendo el desmayo, Y movimientos convulsos Anuncian que en aquel cuerpo Torna la vida á su curso. Entonce al corcel fogoso Se lanza Gruner seguro; Só la ancha capa guarece Del cefirillo nocturno A la jóven, y estrechándola Contra su pecho robusto, Va mas ligero que el viento Hácia Verona en lo oscuro.

V

### EL CUERPO DE GUARDIA.

Sobre un mullido colchon En el suelo colocado, Suntuoso lecho á un soldado, Si pobre para un Baron;

A la pálida vislumbre De un quinqué casi estinguido, Y aunque acostado, vestido Segun militar costumbre;

Se ve á un apuesto doncel De veintiocho años á treinta À quien no poco impacienta La vigilia del cuartel.

Hijo del suelo aleman, Crecido bajo otro sol, Mas que tudesco, español Parece el Baron Neumann. Al asabache da enojos La ensortijada melena; La tez del rostro morena Y casi negros los ojos.

Só las altivas facciones Que tantas mugeres aman, No bien reprimidas, braman Sus volcánicas pasiones.

Mas de dos mugeres gimen Por el Baron deshonradas, Pero son faltas contadas: — ¿ Cuántas faltas son un crimen?

Corren validos rumores De que no es con sus amigos Mas léal que en sus amores; Pero de esto no hay testigos.

En fin, goza en general De aventajada opinion. — Es mozo, rico y Baron: ¿Hay nada mas natural?

¿ Dónde la virtud salvage Que á un hombre de ilustre cuna, Garbo, talento y fortuna, Se niegue á dar vasallage?

No: — No hay virtud que resista. Hay mas: — sin otro tesoro, Basta y sobra con el oro Del mundo á hacer la conquista.

Opino en lo general, Lector mio, hombre ó muger; Que á tus ojos quiero ser, Si justiciero, imparcial.

Recordar puedes, hermano,
Por lo sabido y ramplon,
El proverbio castellano:
« No hay regla sin escepcion. »

Pues bien, al refran me atengo, Y no á todos califico Sino al comun: — Certifico Que por escepcion me tengo.

Y aunque en verdad no es sactible Que lo seas tú tambien, Bien puedes serio, muy bien:

— Nada hay á Dies imposible.

Mas volvamos al cuartel, Donde dejamos tendido A aquel jóven consabido, Que es ademas coronal.

Bramando está de impaciencia Del cuartel con la vigilia, Y maldice á su familia Y su propia inesperiencia.

- « ¿ Quién diablos me hizo abrazar ( Piensa iracundo el Baron ) Esta ruda profesion De la vida militar?
- « ¿ No era á mi dicha bastante Tener un millon de renta ( Corto me quedo en la cuenta ) Y un título retumbante?
- «¿Luego con esta figura Y entendimiento sobrado, El convertirme en soldado No fué una insigne locura?
- « Que si en mi edad infantil Vi con necias emociones De las plumas y galones El aparato pueril,
- « Pude, gracias á mi nombre, Si cumplia á mi deseo, Pedir á mi amo un empleo De escudero ó gentil-hombre.
- « Y el augusto Emperador No me habria, á fé, negado, Un uniforme bordado Sin sueldo y por mero honor.
- « Y no que por el capricho De meterme á matasiete, Vive en constante entrediche Y con la vida en un brete.
- Es cierto que este país
  Es muy bello y agradable;
  Pero es poco fashionable.
  I Cuánto mas vale Paris!

- « Las mugeres son hermosas, Tienen donaire y talento Y cantan que es un portento; Pero son tan caprichosas!
- « ¿ Pues no han dado ; oh vilipendio !
  En no hacerme apenas caso ?
   Soy tudesco y no me caso :
  Hé aquí la historia en compendio.
- « Por lo que hace á las casadas, Hoy se pican de ser ficles, Como si fuesen lebreles De sus esposos — 1 menguadas!
- « En tanto, yo me desquito De un desden que creo injusto, Y ya que no haga mi gusto, Cuantas honras puedo quito.
- « Nos rehusan sus favores Porque somos alemanes : No eligen, no, sus galanes Entre los dominadores.
- « Empero, Karl Gruner es Idolo de la ciudad : ¿Lo debe á su gravedad, O á que habla bien el francés?
- « Aun no he resuelto el problema; Mas confleso que á la larga, Tal preferencia me carga, Y me corrompe y me quema.
- « Pero, en resúmen, pesado Despacio el contra y el pró, No es tan mala tierra, no, Este país celebrado.
- « Que, en cambio á sus asesinos Y á sus enfermizos vientos, Tiene lagos, monumentos, Y volcanes y casinos.
- "Y si hay en él /azzaroni, Se vive en él muy barato, Y es la patria de Manzoni, Y el risotto es un gran plato, Y aun mejor los maccheroni. »

Aquí en su meditación Fué Neumann interrumpide Por insólito ruido: Levantóse del colchon Y á espacio y sin ser sentido Pasó á la otra habitacion.

### VI

## CONSPIRACION.

Alargando un pié tras otro Con monótono compás, Cauto aplicando el oldo Como el que quiere escuchar, Y con señales de asombro En el rostro y ademan, Porque el rumor que pereibe No es propio de aquel lugar, Hácia la próxima pieza Va el noble Baron Neumann. Abre la puerta de un golpe, Y cual la muger audaz De Lot, que las sumas iras Impía osó contemplar Desatendiendo el mandato De su guia celestial. Por satisfacer, ; qué tonta! Su inútil curiosidad, Y alli quedó convertida En blanca estatua de sal: Así el coronel, atónito, De piedra quedó al mirar Un cuadro, que ni aun en sueños Nunca vió ningun mortal.

A la luz de un moribundo Farol, colorando ya Las densas, nocturnas sombras Con trémula claridad, Dudoso el rayo primero De la aurora matinal: Entre nueve ó diez soldados Que en sus capotes están Tendidos en la penumbra Del espirante fanai. Y otros nueve 6 dies que charlan Con rudesa militar Fumando sus largas pipas En grupos acá y a lá, En un banco de madera Mny semejante á un divan, No en su riquesa y biandura, Sino en que es horizontal: Ni sentada ni tendida, Pues come combra fagas Apena en el duro asiento Llega su cuerpo á apoyar;

Ve el coronel á una jóven De hermosura celestial.

Al aire desparcida Flotando la castaña cabellera, Que en rizos ondulantes cae partida Sobre un seno que á amor envidia fuera.

De ébano el arco grave De las cejas, en campo alabastrino, Y al fin del leve párpado, súave, Luengas pestañas de azabache fino.

Y en lánguido desmayo Los negros ojos de belleza rara, Cual si del sol el refulgente rayo Con su vívida luz los fatigara.

El túrgido, albo seno, De agitacion interna combatido, Se agita, cual las olas del Tirreno Al azote del austro enfurecido.

Las fajas purpurinas De los labios, apenas separadas, Dos hilos dejan ver de perlas finas Sobre encarnado múrice esmaltadas.

Y algun sordo gemido Signo esterior de la interior tristura, Va á despertar el eco adormecido Con voz de melancólica ternura.

Neumann, en tanto, mudo, Contempla la vision encantadora Que entre aquel cuadro que la cerca, rudo, Aparece aun mas bella y seductora.

Mas, de su asombro repuesto,
Llama al teniente Melás
(Tocayo de aquel valiente
Mas que feliz general,
Que de Marengo en la liza
Osó intrépido lidiar,
De los que euenta la historia
Con el mayor capitan);
É interrogándole, supo
La aventura singular
Que ocurrió en la esterna ronda
Al generoso aleman.
Neumann, que á Gruner detecta
Como á un dicheso rival,
Que en el teniente ve á un hombre

Al parecer sumergido

De comprenderle capaz, Y que arde ya en vivo fuego Por la incógnita beldad; Allí, de pronto, improvisa El complot mas infernal.

Melás aquella mañana
Debe marchar á Milan,
Portador de varios pliegos
Para su alteza imperial
El archiduque-virey:
Si se llegára á enfermar,
Fuera en verdad muy dificil
La comision especial
De otro fiar que no fuera
El bizarro capitan.
— Por tanto queda resuelto
Entre aquel malvado par,
Que enferme luego el teniente;
Y enferme de gravedad.

Y, como al fin de su ronda, Gruner no debe tardar, Y el tiempo apremia, el perverso, Con gran naturalidad, La plática misteriosa Interrumpe con un ¡ ay ! Tan desgarrador é intenso Y tan doloroso, y tan Terrible, en fin, que en tumulto Acuden de acá y de alla Los soldados : — ya en el suelo Con un cólico mortal Da Melás vuelcos horribles; Mientra el astuto Neumann, Con señales de sorpresa Y asombro, manda llevar Al punto, á su propio lecho Al moribundo oficial. En tanto, Gruner, solicito, Atraviesa la ciudad, Y al cuerpo de guardia llega Con mai recatado afan. A la puerta, un generoso Corcel, ensiliado ya, Aguarda solo al ginete Oue debe en él cabalgar; Y cuatro ó seis ordenanzas Con aparato marcial, Brida en mano y pié en estribo, Estatuas vivas, están Aguardando que su gefe De partir dé la señal.

Con rápido movimiento Y sin hacerse anunciar, Penetra en la estancia Gruner, Dó en parasismo letal

Yace el teniente Melás. Dos esculapios famosos, Civil uno y militar El otro, con voz sumisa Y lenta solemnidad, Discuten sobre la grave Naturaleza del mal. - « Si el ataque repitiese « Antes que llegue à pasar « Upa hora, está perdido, » Con borrical gravedad Dice el uno: el otro observa Con gravedad borrical: — « La convulsion tendinosa « Segun Cullen, Boerhaav (1), « Hipócrates y Galeno « Y Broussais y Hannemann, « No solo es un mal indicio, « Sino un sintoma mortal. « Por tanto, caro colega, « Opino... — « Que con charlar « No ha de curarse el teniente: « Tal es mi opinion leal. » Esto dijo, entrando, Gruner, Y al verle el Baron Neumann: « ¡ Hola, Gruner, bien venido! « Forzoso me es encargar « A vuestra lealtad notoria La comision especial « Que para el noble archiduque « Lievaba el pobre Melás. » Grun. Mi coronel, esos pilegos... Neum. Hoy mismo deben marchar. Grun. Concededme algunas horas... Neum. Ni un solo minuto mas. Reflexionad, caro amigo, Que es del servicio imperial. Grun. Pero esa jóven... Os juro Neum. Que mientra esteis en Milan, No le hará falta el apoyo De vuestra noble amistad. Grun. A vuestro honor la encomiendo, Neum. Su obligación cumpura. Grun. Quedad con Dios, coronel!

#### VII

#### INFAMIA.

Partió por fin el generoso Gruner, Camino de Milan á toda brida,

Neum. El os guarde, capitan!

(i) Boerhaave.

l'el coronel traidor ya se prepara El fruto á recojer de su perfidia. Ordena que á su rico alojamiento Conduzcan luego á la indefensa niña, I libre ya de la nocturna guardia, A su presa feroz se precipita. incapaz de los nobles sentimientos Que las almas conocen solo, altivas, Juga oscura y vulgar aventurera A la hermosa muger desconocida. Mas al hablar de su brutal deseo Con esa frascologia libertina Que los sectarios del deleite impuro En el cieno habitual de sus orgías Emplean entre si ; la casta jóven Por su pura inocencia defendida, firme opone á sus lúbricos ataques De la virtud la omnímoda energía. Entonce el corruptor de rumbo cambia, Y fingiendo ceder, á la sencilla Joven, impio el deshonor la ofrece En perfida, narcótica bebida.

las al próximo sol, cuando el menguado

Piensa encontrarla á su querer sumisa, Ve que opone tan solo hondo desprecio A las protestas de su amor rendidas. Ardiendo en vil coraje, la maltrata, Torna de nuevo á hacerla mil caricias; Pero á la rabia y al amor responde Una mirada de desprecio fria. Entonces, vil, de su mansion la arroja, Y ella, de hondo pavor sobrecojida, Vagando va por las revueltas calles, Huérfana, deshonrada y fugitiva.

Tres meses han pasado. — La cuitada, Cuando la rubia luz del rey del dia Cede el lugar á las nocturnas sombras; Por las calles y piazas concurridas De la hermosa ciudad, cantando implora Socorro de las almas compasivas. Gruner, su protector, tal vez la escucha; Pero de su amistad juzgando indigna A la hermosa muger, arroja solo De su piedad la ofrenda á la mendiga.

# PARTE PRIMERA.

# CUADRO PRIMERO.

### TRES MESES DESPUES.

En casé de Verona: en un ángulo, el señor Gentili, empresario del teatro, toma casé con varios cantintes. — Julieta, vestida con los harapos de la miseria, preludía tristemente en su arpa. — Larl Gruner apoyado en una columna fronte-riza, la contempla con triste silencio.

Gent. Assai bella è la ragazza...

¡Non è ver, caro tenore?

El tenor. Mi par bella come un fiore.

Otro. Dicono ch' è un poco pazza.

Gent. ¡Ha voce?

El tenor. ...Così... bellina..

Ma flebil... ha poco flato....

Gent. ¡E'l canto?

El otro... Sempre stonato....

Tenor. Taci, lingua viperina.

El otro. lo... dico....

Gent. .... Taci.... mi pare.... Sl.... s'appresta a cantare.

Juliela. (Cantando.)

p Divino espíritu,
Sumo Señor,
Oye la súplica
De mi dolor!
p Desde tu espléndido
Trono de luz,
Benigno apiádate
De la virtud!

Gent.; Brava!; bravissima!
Jul. Grazie, signor.

(Canta.)

¡Númen benéfico Que paz y amor Vuelves al misero Que á ti clamó : Calma tu cólera, Dios de bondad, Y estas mis lágrimas Ven á enjugar!

(Los concurrentes aplauden desaforadamente.)

Uno. Es muy bella esa plegaria,
Pero el canto religioso...
Vamos... canta algo chistoso.
Otros.; Si... si...; Una copla incendiaria!
Jul.; Quereis una barquerola?
Una romanza francesa,
O una balada escocesa?
Gent. Una canzone spagnuola.

Julieta. (Ruborizándose.)
Una púdica doncella,
En su retiro apartado,
A sus solas se querella
De su amado.

Es un oficial airoso

Que de amor la habló el primero...

Díjola : « Seré tu esposo

Verdadero. »

Conmovido, palpitante, Su inesperto corazon, Confesó al dichoso amante Su pasion.

Mas pasaron largos dias Y eternas noches pasaron : Las rápidas alegrías Se olvidaron.

Que el oficial fementido Por quien de llorar no cesa, A cumplirla aun no ha venido Su promesa.

Una noche mientras ruega A la Virgen soberana, Y en llanto amargo se aniega; Su ventana

Se abrió : por ella entró un hombre En ancha capa embozado. Va á gritar ; mas oye el nombre De su amado.

Se arroja entonce á su cuello, Olvidando sus agravios, Y los labios de él son sello De sus labios.

Y ya cerca la mañana, Entre caricias y lloro, Se oyó al abrir la ventana:

«¡Yo te adoro!»

Gent. ! Brava! ! bravissima!
El conc. ; A se
Que es bellisima cancion!
; Cuya es la composicion?
Gent. Si...; Chi la scrisse?
Jul. No se.
El conc.; Quieres venirte conmigo?

(En voz baja d Julieta.)

Tendrás espléndidos trajes, Oro, caballos, carruajes...

Seré tu mejor amigo...

Jul. Gracias, señor...

El conc. Enojada

Me respondes...

Gent. Signorina,
Vorrei... una cavatina.
Jul. Os cantaré una balada.
Gent. Va bene... amici... tacete...
El conc.; Basta!
Grun. Aunque á usted no le cuadre...

(Adelantándose.)

Jul. Se llama la pobre madre. El conc. (¿ Quién será este mozalbete?;

### LA POBRE MADRE.

BALADA.

Julieta. (Cantando.)

Es la noche tenebrosa, Fria cual noche de enero, Y un espantoso aguacero Viene á aumentar su rigor; Y en el umbral de un palacio, Sobre la enlodada acera, Hay una familia entera Presa infeliz del dolor. No lloran ya los cuitados, Sus pechos enronquecidos Exhalan sordos gemidos, Y con lastimera voz; En coro repiten Con lugubre son: ·-- « ¡Dad una limosna Por amor de Dios! »

Una muger y dos niños, Dos hijos son con su madre, Una familia sin padre Y en la mas cruda horfandad. Allá dentre, los senidos
Se escuchan de alegre orquesta,
Que es ostentosa la flesta,
La mansion casi real:
Adentro, las fuentes todas
De la terrestre ventura,
Oro, talento, hermosura,
Vénse en confuso menton:
De afuera, responde
La siniestra voz:
— «; Dad á vuestro hermano

Por amor de Dios! »

Y entran damas fascinantes Aun mas que por su riqueza, Por la espléndida belieza De su rostro y actitud; Cándidas pieles de armiño Cubren sus tersas espaldas, Y rubies y esmeraldas Réalzan su juventud. Vienen detrás muy galanes, Con varonil apostura, Hidalgos de raza pura Y otros que nobles no son; Mas ninguno atiende A la triste voz; — « ¡ Dad limosna, hermano, Por amor de Dios! »

Entran al regio saráo,
Y de allí al salon do juego,
Dó se apiña enjambre ciego
Con el ansia de ganar.
Y rueda en la mesa el oro
A diez fortunas bastante,
Mientras la turba anhelante
Ni aun se atreve á respirar.
Cada cual su carta espera,
No hay amigo para amigo,
Que es todo el mundo enemigo
Ante el metal corruptor:
V en tanto prosigue.

Y en tanto prosigue En la calle el són : — « ¡ Dad una limosna Por amor de Dios! »

Y la mudable fortuna,
A este sume en la pobreza,
A aquel coima de riqueza,
Pero corrompe á los dos;
Que no hay virtud que resista
A la codicia del oro,
¡Y hay quien por corto tesoro
Vende ley y patria y Dios!
¡Qué importa á la noble turba
Lo que pasa por de fuera?

¿ Qué importa que lastimera Suene en la calle la voz:

- « Por piedad, señora,
- « Caballero, vos,
- « Dad á una infelice
- « Por amor de Dios! »

A impulsos del hambre y frio,
El corason en pedazos,
Ve la madre entre sus brazos
Su hijo menor espirar:
Pierde el juicio la cuitada
A tan suprema amargura,
Y á la yerta criatura
Se esfuerza por calentar.
Con sus harapos la cubre,
Contra su seno la oprime,
Y mas bien que canta, gime
Sentidísima cancion;
Mientra el otro niño
Con trémula voz:
— « | Dad limosna, clama,

« Duerme, canta la insensata,

Por amor de Dios! »

- « Duerme, del alma hijo mio,
- « Que así del hambre y del frio
- « Menos, mi bien, sufrirás :
- « Duerme, hijo mio, hasta el alba,
- « Que es la noche muy oscura;
- « Duerme, que el hambre es muy dura
- « Y es horrible el despertar:
- « Cuando el nuevo sol que al mundo
- Trae el calor y la alegría,
- « Al pobre trae un nuevo dia
- « De angustias, hambre y dolor. »
  Y en tanto no cesa

Del niño la voz:

— «¡Dad una limosna,
Por amor de Dios! »

Ya despunta en el oriente
Pura la límpida aurora,
Y la turba atronadora
Se retira del festin:
A la puerta se atropellan
De los nobles orgullosos,
Los trenes esplendorosos
Ciento á ciento y mil á mil:
Y en tanto, la pobre loca,
Con torvo mirar, incierto,
Les presenta el niño muerto,
Cantando con ronca vos:

- « ¡ Vedle, entre mis brasos.
- « De hambre se durmió!
- « ¡Dad pan, para el niño,
- « Por amor de Dios! »

Mil aplausos frenéticos resuenan En el vasto salon, y á la cantora, Cada cual á su gusto obedeciendo, Este un canto de guerra, aquel le pide Una amorosa cántiga, y alguno, Vate lloron, sin duda, una elegia Le pide con acento de amargura, De un amigo en la muerte prematura; Y ella á todos complace, Y á cada cual su antojo satisface.

— Era su voz de tonos mas suaves Que el rumor que en las aguas cristalinas Del ondulante rio, Mueven las duices auras vespertinas. Y ni el césiro gime sus amores, En velada aromosa del estio Con tan blando susurro entre las flores; Ni en su cantar las trinadoras aves, De frondosa enramada en la espesura, En sus tonos levisimos ó graves, Igualan de aquel canto la dulzura. Ya lento y melancólico, en el alma Despierta misteriosas armonias, Y vuelve con suavisima ternura Al agitado corazon la calma: Ya en amplias y robustas melodias, Como el himno triunfal de la victoria, En sonoro vibrar los aires llena, Y el ánimo enagena Con brillantes imágenes de gloria, En ella despertando el furibundo, Alto deseo de domar el mundo! Ya en lúgubres sonidos, Sobre las cuitas y pesares llora Que cercan á los miseros nacidos, Y para ellos piedad del cielo implora, Brotando entre tristisimos gemidos... Y el pueblo entusiasmo victorea, A la egregia cantora, Porque su necia ociosidad recrea; Sin ver que en aquel canto Solo es cierto el dolor, sincero el lianto!

— En tanto Gruner, arrobado escucha De aquella voz amada, El mágico sonido seductor; Y honda, terrible, encarnizada lucha En su alma atribulada, Se libran el deber contra el amor. - ¿El, de su alto decoro olvidadizo, Del nombre de sus claros ascendientes, Se dejará arrastrar del torpe hechizo De impúdica beldad? - Su noble cuna,

Su altiva situacion y su fortana Puede olvidar: menguantes y crecientes Los dones siempre fueron dei destino; Mas, ¿cómo haliar camino Al logro de sus votos anhelado, Cuando el objeto amado Es tan solo una oscura aventurera, Del vicio ya lanzada en la carrera? — Así indeciso el capitan, fluctua, Entre el honor y su voraz deseo, Y su cruel indecision maldice: Tal, náufrago infelice, Juguete de las iras de Nereo, Vacila entre el amigo que le implora Y la risueña playa, salvadora, Que distinta á sus ojos, le convida Con el amor de nuevo y con la vida!

(Gentili se acerca á Julieta.)

Gent. Venite meco, signora, A cantar v'insegnerò. El conc. Pero, señorita, ¿y yo? Grun. Os oponeis en mai hora... Dejad ir á la cuitada. El conc. Y al capitan, ¿ qué le importa? Grun. Si la lengua no reporta

Le será al punto cortada. El conc. Está bien : ahora me voy...

Mas luego mi furia insana... Grun. No dejeis para mañana

Lo que se puede hacer hoy. El conc. ¿Qué decis?...

Que si quereis Grun.

Batiros, á ello me allano.

El conc. Os beso, señor, la mano Por la merced que me haceis. (Vase.)

Gent. ¿Accettale?

(A Julieta.) Jul. Acepto.

Grun.

El cielo

(En voz baja.)

Os dé, señor, galardon. Gent. Grazie.

Jul. Mil gracias, Baron. Grun. (¡Que no sepa mi desvelo!)

Y entre el guerrero austriaco y la cantora De pesar y de amor inmensurable, Tierna, sūave, lenta, abrasadora, Se cruza una larguisima mirada: Lenguage de las almas inefable, Unica despedida Del amado á su amada, Cuando al partirse entrambos van sin vida; Mirada que en si encierra Cuanta dicha y amor hay en la tierra; Tesoros ; ay! que les están negados Por el crudo rencor de adversos hados!

## CUADRO SEGUNDO.

1

Tratro de la Fenice en Venecia. — Primera representacion de la Lucia, en la cual hará su primera salida la signora Giulietta Veronini, prima donna assoluta.

1

Lleno está el imperial y real teatro
De la Fenice; como ch pronuncia
La c, regla que ignoran mas de cuatro,
Y aun alguno que al público se anuncia
ltalo profesor: — como este latro,
Entiéndase ladron, hay en Maguncia,
En Lóndres, en Pekin y en todo el mundo;
Pero en España hay mas, y bien me fundo.

11

Que no hay region alguna conocida, De uno al otro confin de la ancha tierra, Dende ande la impostura tan valida Ni do se mueva á la verdad tal guerra: Hablo en lo literario, que en mi vida, Si bien en lo demás mucho se yerra, Me llevó mi aficion á hacer de crítico Ni en el órden civil ni en el político.

Ш

¡Cuantos sabios alaban los periódicos En necios y ampulosos ditirambos, Raquíticos bichuelos, espasmódicos, En el órden mental y patizambos! ¡Cuántos cantares hay anti-melódicos, Surcidos mal en insonoros yambos Famosos, y cuantísimos poetas De nombre, estupidísimos trompetas!

14

Pero dejando á un lado digresiones, Vuelvo á tomar el hilo de mi cuento, Y juro en las futuras ocasiones Mas corto atar mi rústico talento: — Llenos están los palcos y sillones, Platea y galerías; ni un asiento Del teatro imperial está vacio, Y murmura impaciente ya el gentío.

T

Con sobra de razon; que es gran motivo El debutar (1) de una primera donna;

(1) Debuter. — Estrenarse un autor ó cantor, y por semejanza un orador, etc., etc. Verbo castellano, puesto que lo usan castellanos. El público que paga es algo vivo Y de Job no merece la corona : Suele mostrarse en el aplauso esquivo, Pues de severo é imparcial blasona, Y empero, aplaude á veces mil errores De sílfides, cantantes y escritores.

Y

Hay para hacerle errar diez mil camineo, Y aunque parezca mucho no exagero, Que en esto son los genios muy ladinos Y buenos á engañar el mundo entero; Es cierto que los medios clandestinos Solo dan un renombre pasagero; Pero esto á tales bichos nada importa: Caigan duros, que el resto es cosa corta.

YII

Y como en todo hay grados y escalones, Algunos de estos genios vergonzantes, No satisfechos con ganar doblones Quieren pasar por númenes gigantes; Otros hay mas modestos ó ramplones, Que trampean por ser sus ayudantes, Y no falta en Madrid mas de un autor A quien basta engañar á su editor.

AIII

Pero ; voto á mi númen! otra vez
Metíme á digredir, vaya ese verbo
Escrito con cristiana sencillez,
Para ocuparte, ó crítico protervo!
Si escribiese con pura nitidez,
Fuérale á tu maldad no poco acerbo;
Mas si en el verbo hincar quieres el diente,
Sáquelo del latin y es deponente.

IX

Pero vuelvo al teatro y es razon:
Al fin la sinfonía ú obertura,
Subiendo lentamente el gran teion,
Empezó la famosa partitura;
Y nunca oyó Venecia afinacion
Tan cabal, tanto brio y tal frescura
De voz, ni vió tan fúlgido semblante,
Como los de la jóven debutante.

X

El público empezó luego á aplaudir, Y en esto lo mas arduo es empezar, Que no va á criticar ni á zaherir Al teatro el que empiesa por pagar: Mas á poco, dejóse lento oir Un conato distinto de silbar, Y al dar Julieta en falso un si bemol La silbaron en do y fa y en sol.

XI

Silba atros, tremebunda, estrepitosa, Silba en todos los tonos y las claves, En cuya algarabía anti-armoniosa, Notas agudas, sobreagudas, graves, Resonaban en música espantosa, Conmoviendo columnas, arquitrabes, Y los frisos y bóvedas y techos Palcos y galerías y antepechos.

#### IIX

Al estruendo infernal (ya te harás cargo, Lector, si lo calculas por tí mismo), Presa Julieta de mortal letargo, O mas bien de tremendo parasismo, En el suelo cayó: — nada es amargo, Ni aun los fieros tormentos del abismo, Como una silba inmerecida ó justa, Ya en humilde ocasion ó ya en augusta.

#### TIII

Así como en el mundo nada es grato,
Como escuchar el recio palmoteo
Que el público español dá tan barato
En mas de un renombrado coliseo:
Y yo conozco á mas de un literato
Estúpido, ramplon, y flaco y feo,
Que al oir del aplauso la lisonja,
Se inspira y embellece y aun se esponja.

#### XIV

Pero esto no es del caso. — En la Fenice
Era injusta la silba aquella noche:
Obra fué de madama Beatrice
Que gastó su dinero á troche y moche
Diciendo: El tolerar que aquí se aniche (1)
Una sì bella e sì possente voce,
Per Dio, non conviene e non mi piace.
Fischiata sia, e dopo vada in pace.

#### XV

Y como en este mundo, por desdicha,
Hay tanto benemérito muchacho,
Capaz aun de vender su eterna dicha
Por dos cuartos, ó un poco de gazpacho,
O por unas pulgadas de salchicha:
No faltó á Beatriz mas de un gabacho
Que silbase á la hermosa forastera
Por vileza genial ó el hambre fiera.

#### IVE

Y logrado su objeto, la maivada, Como entre sus iguales es costumbre, Bajando al escenario apresurada, Do Julieta, só la alta pesadumbre, Semiviva, sin pulsos, desmayada Yacia; con amor y dulcedumbre Traidores, esclathaba: ¡La meschina! Mi fa pianger... peccato... ¡poverina!

(1) De nicho anichar, como de vido anidar. — Estoy en ini derecho.

### XVII

Gentili, si bien triste, aun esperaba
Reparacion de la injusticia inmensa,
Y crédulo, sencillo, centiaba
En la imparcial justicia de la prensa:
¡Mas cuanto el infelice se engañaba!
— A seduccion de bolsa y de despensa,
No resiste un estómago de crítico
Ya sea literario ó ya político.

#### XVIII

Y aquí cuadra muy bien decir, de paso, Que el que escribe estos rústicos renglores, Sabe que hay en la cumbre del Parnaso Generosos y altivos corazones: Su número, por cierto, es bien escaso, De la regla comun son escepciones, Pueden llamarse rara gens in terra; Mas mérito mayor por tanto encierra.

#### XIX

Veo, caro lector, que la vis cómica Me arrastra sin querer hácia la crítica De la actual literatura mómica O si suena mejor, sumo-raquítica: La tinta se me vuelve de nuez vómica, Tórnaseme la pluma bisturítica, Y en crisis tal, colérico-linfática La retórica olvido y la gramática.

#### XX

Mas no es mia la culpa; voto á Cribas! Sino de esa infinita muchedumbre De escritores, no tal: de esos escribas, Que sin temor de Dios, dan pesadumbre Al público. — Lector, que tú, recibas, Espero, con cristiana mansedumbre Mi crítica aunque la halles incendiaria; Que es veraz, merecida, involuntaria.

### IXI

Puedes creer que el vate que suscribe, Si bien menor que Lope y Garcilaso, Aunque por mas de un editor caribe Ayuna los mas dias al traspaso, Y del arte mas bien muere que vive; Galopa á toda brida en el Pegaso, Y no abdica su noble independencia, Ni con su honor transige ó su conciencia.

#### XXII

Cero y van cinco, no; van no sé cuantas Octavas, empléadas en mal hora Sacando á la vergüenza las non sancies Costumbres que este siglo en sí atesora: Mas, oh pio lector, si no te espantas Los giros de mi pluma cortadora Al ver, y con aplauso los recibes, Me atreveré á esclamar: ¡ Plaudite cives!

#### XXIII

Nas pues me empeño en vano en proseguir la tanto interrumpida narracion y vuelvo sin cesar á digredir Por los trigos de Dios sin ton ni son; Nejor es que te vayas á dormir, y mañana, si tienes ocasion, El fin de este suceso puedes ver Do enseñanza hallarás si no placer.

## H

Reanudando el hilo de mi cuento,
Diré que en su despecho y amargura,
Al venidero sol, desparció al viento
Julieta, en mil pedasos su escritura:
Y cuando sola, con sentido acento,
Lloraba su horfandad y desventura
Y de la muerte víase á una cuarta,
Se encontró en el bolsillo una gran carta.

Ancha, larga y robusta en proporcion,
Mas parecia escrito ó memorial
Sobre alguna tremenda pretension,
Que una simple misiva no oficial:
Roto el sello salieron un monton
De florines, papel imperial,
Y además, una epístola lacónica,
O si quieres, lector, lacedemónica.

La carta, mensajera de alegría, Leida en español así decia: Un amigo que teneis Y del cual no os acordais, Os pide que recibais Eso, y no os avergonceis. Anoche vió la injusticia Que el pueblo con vos usó, Cuando, á ciegas, segundo Los planes de la malicia. Aunque el revés fué muy duro, Desesperar no es razon; No debe un gran corazon Cejar al primer apuro. Teneis superior talento Y un angélico semblante; ¡Seguid, Julieta, adelante, Con generoso ardimiento! Dejad luego este pais, Que en él fortuna no hareis, Y en el viaje no pareis Hasta llegar á Paris. Palenque vasto es aquel Donde podreis combatir

Noblemente, y conseguir
El codiciado laurel;
Que aunque haya malas pasiones
Allí, que al fin son humanos,
Tendreis tambien mas hermanos
Y hallareis mas ocasiones.
Yo desde aqui velaré
Sobre vos y vuestra suerte,
Y constante hasta la muerte,
Amigo fiel os seré.
Tened fé, que nunca es tarde
Al triunfo de la razon.
— Con vos va mi corazon...
¡Adios, y que el cielo os guarde! »

Ya sabrás, agudisimo lector,
Quién la carta escribió que habrás leido;
Sospechándolo Julia, con amor
Pensó en Gruner su antiguo conocido:
Y amante, presa de febril temblor,
Escribió, que á escribir habia aprendido,
Estas líneas al noble capitan
Sin saber si á sus manos Hegarán:

« Llena de noble confianza Hoy acepto vuestro don, Que vuelve à mi corazon Amor y fé y esperanza. Hoy salgo para Paris Con la primer diligencia: Vivid en la inteligencia De que haré cuanto decis. No os hablo de gratitud; Fuera mezquino, vulgar : — ¡Mi pecho será un altar Alzado á vuestra virtud! En ese combate rudo Dó vá á entrar mi inesperiencia Sereis mi Dios, mi creencia, Mi salvaguardia, mi escudo. Y si me falta la fé En la lid dó voy á entrar, Para creer y esperar Vuestro nombre invocaré. ¡Adios, capitan, adios! ¡ En buena ó contraria suerte, En la vida ó en la muerte, Pensaré tan solo en vos!

Y la carta cerró y la envió al correo, Y á disponer se puso la partida, Que eterna imaginaba su deseo, Ya al viaje resuelta y decidida: Vencidos el tumulto y el mareo Que ocasiona cualquiera despedida, Y olvidado el esimero dolor, Se entregó á los recuerdos de su amor.

Amor del corazon, amor secreto,
Puro, ardoroso, inmenso, inextinguible;
Libre de error y de carnal objeto,
Espiritual, angélico, indecible:
No á las mudanzas ni al dolor sujeto,
Que es pasion del espíritu invisible,
Cuyos santos, benéficos latidos
Solo sienten de Dios los elegidos.

Amor nacido del amor eterno,
Perdurable como él, como él profundo,
Mas que el materno amor, sencilio y tierno,
Sentimiento no propio de este mundo:
Capaz de convertir hasta el Averno
En Eden celestial, y tan fecundo
En virtud, que si al Báratro bajara
El arcángel traidor se rescatara...

## HII

## RÉVERIE (1).

Y luego, vagamente, En confuso tropel se levantaban En su agitada mente, Otros recuerdos de pasados dias: Pálidas sombras, frias, Que como bruma al sol se coloraban Y figuras espléndidas tomaban. imágenes de giorias y alegrías Las unas, y pasaban á millares La sien ornada de fragantes flores; Mas atrás, un cortejo de dolores Venia, y agudisimos pesares. - Ya, en el puño el halcon, sobre hacanea Como la nieve cándida, se via, En simulacro de marcial pelea, Circundada de apuestos cazadores Cruzar volando la floresta umbria; Ya, dichosa, asistir le parecia A un banquete en los góticos salones De un castille feudal: - nobles garzones

(1) Réverie. — Desvario. — Delirio. — Imaginacion. — Ilusion. — Fantasia. — Idea. — Pensamiento. — Meditacion. — Diccionario de Tabosda. — Todo esto es muy bueno; pero no equivale á réverie.

De varonil semblante y apostura,
Y opulentos varones
Adoraban rendidos su hermosura;
Mientras la majestuosa casteliana
Y su señor y esposo
Bellos aun só la melena cana,
Contemplaban su triunfo esplendoroso
Con tan gozosa faz y tan ufana,
E interés tan dulcísimo y tan tierno,
Que cualquiera, al mirario, pensaria
Que aquel amor era el amor paterno.

Y luego aparecia En el salon un jóven peregrino, Que en penoso camino De las tierras del sol venido habia. Y al són de su voz grave, Mas dulce, empero, que el trinar del ave, En sus enamoradas cantilenas. Julieta oia de la gran jornada En éstasis seráfico arrobada, Los azares, los goces y las penas; Y yendo con el jóven caminante, Ya se mira delante De la ciudad famosa Alejandría, Ya deja atrás el Cairo populoso, Ya toca del occéano arenoso La inmensidad vacía, Que cortan las pirámides eternas; Y ya al través de sus mudables olas, Ornadas de inmortales aureolas, Cerniéndose en los aires, ve las cumbres Del Sinai y el Horeb; y á las vislumbres Del sol que ya tramonta en occidente, El alma en santo júbilo inundada, Ve aparecer marchita, deshojada, La rosa de Saron, antes fulgente, La reina de las reinas del oriente, La del profeta rey, esposa amada, Salém, en fin, postrada A los piés de su bárbaro enemigo, Eterno ejemplo de eternal castigo!

Mas el cuadro fugaz se desvanece
Cual sueño vaporoso,
Y otro mas vivo, alegre y bullicioso,
Espléndida vision allí aparece.
Enmedio á una vastísima llanura,
De magestuosa planta,
Un cerrado palenque se levanta,
Y hácia él se dirije con premura
Inumerable multitud; se llena
En un punto el recinto;
Y lanza en cuja y la tizona al cinto
Se agolpan en la arena
A la estridente voz de los clarines

Apuestos y esforzados paladines. Bajo un dosel de púrpura sentada Julieta es proclamada Por reina del amor y la hermosura; Y la apiñada multitud vocea Porque al fin rompa la marcial pelea. Con varonil talante y apostura Mil bravos lidiadores. A tres, de aquella lid mantenedores, Se arrojan ostentando su bravura; Mas quedan los primeros vencedores. - Ya el tibio sol poniente No baña la ancha liza, é impaciente El inmenso gentio Como el lejano mar sordo murmura, Al ver que no aparece un combatiente: Cuando pausado, tétrico, sombrío, Negra como la muerte la armadura, Aparece un incógnito guerrero Y va á retar al adalid primero: Como el rayo le vence, y va al segundo Y de un bote de lanza furibundo Le postra, y lote igual cabe al tercero. Y los jueces del campo le proclaman Vencedor, y á los piés de la hermosura Va el premio á recibir de la bravura; Mientras que voces mil y mil clarines Rey de los paladines Con entusiasta estrépito le aclaman. Y t**rémula Julieta**, al noble cuello Un medallon le ciñe, suspendido En un frágil tejido Hecho de su levísimo cabello. Y, la visera alzada, De nuevo ve ante si la faz amada Del jóven peregrino...

Mas desparece el cuadro como vino, Y en breve le suceden otros mil; Uno entre todos, mágico, divino... — Era una noche del florido abril:

> Aliá, á lo lejos, En la ancha calle, Triste laméntase Un trovador: Y en tierna endecha Que amor inflama, A la que ama Canta su amor.

El cefirillo, Tambien amante, Benigno duélese
Del infeliz:
Y á la que es causa
De su tormento,
El tierno acento
Lleva sutil.

Llevados en alas
Del silfo piadoso,
El canto amoroso
Y el són del laŭd;
Llegan á Julieta
Cual blandos gemidos,
Y turban unidos
Su dulce quietud.

¡Vedla! — el cuerpo gracil Adelante inclina, La voz argentina Atenta á escuchar; Y en tanto que escucha La blanda armonía; Ya su pecho ansía Padecer y amar.

Al casto lecho acércase, Lánguida en él se arroja, Que una mortal congoja Le oprime el corazon: Y, á su pesar, pregúntase La causa del quebranto... ¡Acaso será el canto Suavísimo que oyó?

¿Será que el alma duélase De un infeliz al lloro? ¿Será el laud sonoro Quien la movió tal vez? Mas el laud, y el lánguido Cantar, y aquel gemido, ¿Serále dirigido Por el cantor doncel?

« ¿Qué es esto ; ay me! que agitame? ¿Do fué mi antigua calma? ¿Por qué atormenta el alma Tan loco frenesi? ¿Por qué la angustia insólita? ¿Por qué tal devaneo? ¡Dios mio!... ¿Qué deseo?... » — ¡Oh sencillez pueril!

> Te agita, virgen cándida, Un afanoso anhelo,

Ese mortal desvelo
Nace del corazon:
Nace, de que en lo íntimo
De tu alma candorosa,
Hay un deseo, hermosa,
Deseo abrasador.

Voz de la naturaleza Que resuena en nuestras almas, Apenas rápidos huyen Los momentos de la infancia.

Apena el umbral espléndido Se ve de la edad dorada, En que el pecho de dolores Virgen, y penas amargas,

Lleno de fé y entusiasmo Todo lo cree, todo lo ama; ¡Edad feliz de ilusiones Que tan efimera pasa!

Breve á la par que dichosa, Riquísima de esperanza, De frio temor exenta, Presuntuosa, confiada.

¡Oh adolescencia felice, Fuente de tan puras aguas, Edad de tantos placeres Y de virtudes tan altas!

De impulsos tan generosos, De abnegaciones tan santas, Fecunda en dicha, y tan pobre De dolores y de lágrimas.

Tan rica en amor ardiente Como en rencores escasa, Época, en fin, de la vida La mas bella y fortunada!,...

Por tanto, Julieta, no busques La causa de tu honda inquietud, Ailá en lo profundo se encuentra Del alma la incógnita luz.

Amor es quien eausa tu pena, Quien turba tu pecho es amor; Tu risa de amores dimana, Tu llanto de amor dimanó. Porque amas la vida y el mundo, El campo, las flores, el mar, El cielo, la cándida luna, La brisa y el torvo huracan.

Y el murmullo apacible del aura Que acaricia tu cuello gentil, Y el sonar de la música blando, Y el ruidoso clamor de la lid.

Y del ronco clarin el estruendo Y el bramar del sañudo aquilon, Y el cantar plañidero que entona En los bosques el fiel ruiseñor.

Y la vida del campo inocente, Y el olor del sencillo jazmin, Y el tumulto que reina estruendoso En el regio salon del festin.

Y el lujo y los placeres refinados Que al rico ofrece la imperial ciudad, Y los goces al alma mas preciados Que en torno giran del paterno hogar.

Y la fuerza, hermosura y lozanía Que el cielo concedió á la juventud, Y el esplendente sol de un claro dia, Y de la noche el lóbrego capuz.

Y gustas de llorar tal vez leyendo Las desventuras de un amante fiel, Y luego, entre tí misma, vas riyendo De esa tu candorosa sencillez.

Amas, niña, despierta, en amor sueñas Cuando el sueño tus párpados cerró, É imágenes, amor, puras, risueñas, Envia de tu lecho en derredor.

Todo lo amas, en fin; que de la vida No conoces, o vírgen, sino el bien; É incauta, no presumes que escondida Entre dulzuras tantas haya hiel...

Mas pára en la rauda, veloce carrera Que loco emprendiste, tenaz corredor... ¿Dó vas, insensato? — Pára, aunque no quiera Aquel que sus alas propicio te dió. El númen celeste que cantos inspira A ta mente ruda con oculto fin, Que alumbra tu ingenio, que templa tu lira Y dá al pecho debil la vos del clarin.

¡Modera tu arrojo, no sigas, detente!...
¿Dó ciego te lanzas? ¿Dó miras audaz?
Vé que te estravias, conten el ferviente
Ardor que te impulsa... ¿Dó mísero vas?

Resuena moribunda en lo lejano
 La voz que ya denantes la agito,
 Melancólico acento, sobrehumano
 Mas dulce que la voz del ruiseñor.

Canto nacido del amor primero, Que suena con dulzura celestial, Suavisimo á la vez y lastimero Y en lo sonoro y tierno sin Igual.

Y la trova de amores sentida Que escediera al cantar del querube, En las alas del céfiro sube Y hasta el alma penetra su són:

Y la cándida vírgen la escucha, Y al oirla de nuevo se inflama; Y arde el seno en vivífica llama Que hasta entonces jamás conoció.

Y vuelve á su labio el suspiro Y torna la angustia á su pecho, Y gira en redor de su lecho, Terrible, voraz inquietud.

Resuena á lo lejos, en tanto, Por grados mas flébil é incierta, La trova que en ella despierta Tan nueva y espléndida luz.

> Mas el Dios que trae benigno El sueño sobre la tierra, Blando sus párpados cierra Con ternura paternal; Y plácido y vaporoso Y fantástico le envia, Un ensueño de alegria, De pura felicidad.

Ved del resado labie El sonreir gracioso, Ensueño candoroso, Purísimo, infantil; En torno juguetea, Amante la acaricia, Y en mares de delicia Sumérgela sin fin.

Transparentes, rápidos Cuadros luminosos, Alegres, dichosos, Sucédense allí; Mágicos saraos, Fragantes jardines, Danzas y festines Del mundo feliz.

Y en tanto el silfo Que los ensueños Dióla risueños; Girando en torno Del lecho blando, Va susurrando ¡Amor, amor!

Y el pecho late
Que amor agita;
A amar la incita
El silfo leve;
Ya se le atreve,
Ya temeroso
Vuela distante;
Mas al instante,
De amor movido,
Junto al oido
De la hermosura,
Blando murmura
Con voz suave
Sentida y grave
¡ Amor, amor!

Y la virgen Inocente, En si siente Vago ardor; Y entre sueños De bonanza La esperanza La arrulió.

Y sigue
Dichosa
La hermosa
Vision;
Y el silfo
Prosigue
La dulce

Cancion.
Blanda,
Tierna
Voz...

Voz que del corazon turbó la calma Y del pecho infantil turbó la paz; Voz que en el fondo resonó del alma Con mágico sonido celestial.

Voz de inmenso poder, irresistíble, Ya ronca cual el túrbido aquilon, Ya tan duice, súave y apacible Cual jamás voz alguna resonó.

Voz cual la del arcángel aquel dia Que en los aires tronando anuncie el fin Del duelo y el pesar y la agonía De esta vida de errores infeliz.

Voz en fin, cuyo imperio dilatado Abarca todo lo que alumbra el sol; Destello del Dios sumo dimanado; Amor nacido del eterno amor.

Eslabon invisible que encadena Un sér al otro sér con sirme lazo, Fuente de toda dicha y toda pena, Eterno, oculto, omnipotente brazo: Por él la tierna madre se enagena Al contemplar dormido en su regazo Al fruto de su amor, de amor nacido Y con amor tan férvido querido.

El hermano por él ama al hermano, El amigo á su amigo firme quiere; Por él ama la vida el triste anciano Que amando la pasó y amando muere. Amor es de los mundos soberano, La hiedra al olmo por amor se adhiere, La flor ama la flor, y el aire blando Las hojas por amor vá acariciando.

Y solo por amor la fuente clara
Se vá á perder en el sonante rio,
Y el rio sin amor no tributára
Su diáfano caudal al mar bravio.
¿Acaso sin amor fecundizára
Nuestros campos el sol? ¿Blando rocío
Sin él cayera de las gayas flores
En el cáliz de mil y mil colores?

Por amor nada el pez, el bruto pace, El ave se remonta al firmamento; Amor dá ser y vida á cuanto nace En la tierra, en los mares y en el viento: Él solo eternas é inviolables hace Las leyes de atraccion y movimiento; Y de cuanto contiene el ancho mundo Es el progenitor sabio y fecundo!

¡No has tenido, lector, por tu ventura, Tales, ó mas espléndidas visiones, Acaso aspiraciones A otra vida futura, O recuerdos tal vez de la primera? — ¿En velada feliz de primavera Nunca surcaste el zafirino lago De Leman (1)?—¿Y en sus ondas adormidas Del vespertino césiro mecidas, No percibió tu oido el dulce halago De lejano, suavisimo concierto, Llegando desde el puerto Con cadencia indecisa En las sonoras alas de la brisa? Y tú dejando la barquilla leve Triscar segura sobre el golfo aleve, Por la sentida música arrobado, ¿ No sentiste lanzarse tu memoria. El límite salvando de tu historia, A un campo ilimitado, Region de celestial melancolía, De puro amor y santa poesía? O por ligera góndola arrastrado Y al rayo de la luna Al través de la véneta laguna, Del cuerpo no curando los enojos, ¿No vieron del espíritu los ojos En la tiniebla oscura De la pasada edad ó la futura, Mil cuadros indistintos De indeciso color y forma vaga Trazando encantadores laberintos? Y si el rumor súave y plañidero Resbalando sutil sobre las olas, Llegaba hasta tu oido De las enamoradas barquerolas Que canta el gondolero Atravesando el lago desde el Lido; Tu sér estremecido De insólito placer, ¿otros amores No imaginó y ventura mas cumplida Que las que ofrece esta caduca vida De lágrimas y sustos y dolores? — ¿No dormitaste acaso en las arenas De Sahára?... —¿No viste la colina Del Parthenon, ni el mar de Salamina?

(1) Vulgarmente llamado de Ginebra.

le lu nao, las brisas veleidosas

le las playas famosas

le las playas famosas

le las playas famosas

le Gofredo aportó con sus cruzados?

Mas allá de los mares,

¡No viste las riberas aromosas

le las riberas aromosas

le las inmensos bosques seculares,

lunca de mortal huella profanados,

le la virgen América? — Y en suma,

¡No fuiste nunca jóven? ¡ no sentiste

La llama del amor turbar tu calma,

li á su voz despertar trémula el aima?...

 Pero tan larga digresion me abruma : Sonar, lector, es el placer del triste. Tal vez tienen su causa tales sueños; I aunque yo, en filosóficos empeños Soy poca cosa ó nada, Creo la ciencia de soñar fundada in a transmigracion: yo no la afirmo; Pero, pensando en ella, me confirmo La que no eran delirios de un demente Los que trajo Pithágoras de oriente. Y sin género alguno de malicia La creo de justicia, Si bien con una enmienda capital. El filósofo griego calculaba Que de un mortal á otro transmigraba El espiritu; y yo, mas racional 0 mas justo, decido en conclusion Que si hubo ó ha de haber transmigracion, Sea transmigracion irracional; Y así lo juzga el sabio pueblo chino, En tales invenciones muy ladino. —

Hombre conozco y trato, que discurro Que à pesar de su fama Actual, ha debido de ser burro 0 serlo deberá en futuros dias, Castigo de su pros i ó poesías. Y á mas de alguna dama Que en la márgen del hondo precipicio Se complace del vicio, Que ha debido ser cabra; y, si no yerro, El leal ha debido de ser perro; Los pérsidos é ingratos, ¿Quién dudará que han sido ó serán gatos? la faisos y mudables camaleones, Los valientes léones, l'liebres los cobardes : y así en suma, Animales de piel, escama ó pluma, Cuantos actores del teatro humano Viven hoy o han vivido, del mas oscuro al mas enaltecido, Del tierno niño hasta el rugoso anciano. Y si por necia dieres mi teoria, Declaro desde hoy con alegría,

Lector, que te perdono, Puesto que de infalible no blasono; Y aqueste mi sistema No desarrollo en épico poema, Ni en hinchado, académico discurso, Sino en humilde rima, proceder Que no siguió el famoso Lavatér, Al suyo dando diferente curso. Lavater, ya sabras que fue inventor De una teoría análoga ó pēor, Mas distinta en su objeto a aquesta mia; Sobre la natural fisonomia Fundando las pasiones, Los vicios y virtudes, Inclinacion, talentos y aptitudes De claros ú oscurisimos varones. Y en esto no hay razon, y si empezara A amontonar ejemplos no acabara; Mas baste citar uno, ó mas de uno, Siquiera no lo encuentres oportuno. Hay, y vive por cierto, en Aragon, Un sastre muy ramplon, Que si no mienten los diez mil retratos, Cual se parecen entre si dos gatos, Recuerda al inmortal Napoleon : — Un sapatero de portal, muy sucio, Un español caribe, Que muy cerca de aquí muriendo vive, Es el vivo retrato de Confucio; Pero hacinar ejemplos no es del caso, Y el cuento interrumpido á seguir paso.

### CUADRO TERCERO.

EN PARIS.

I

En tanto, ya en las márgenes del Sena
Julieta valerosa combatia
Por el premio mayor, en la ardua arena
Que presiden en plácida armonía,
Juntas brillando en magestad serena
Terpsícore, Melpómene y Thalía;
Y el pecho jóven, de esperanza henchido,
Corria tras un bien desconocido.

Un bien... ¿Y qué es el bien? Imágen vana Que el mas ligero soplo desvanece; Engañoso cambiante con que ufana La flor á nuestros ojos aparece, Cuando el dorado sol de la mañana Reflejando en su cáliz la embellece, Y luego á nuestra vista se evapora. Tan rápido y fugas como la aurora.

Ligera bruma que la vista alcanza
En lejano confin del horizonte,
Y de formas reviste la esperanza
De playa hospitalaria ó de alto monte:
Faro de salvacion que en lontananza
Aparezca tal vez al que remonte
En deleznable barca el mar bravío
Para hacer su dolor aun mas impío.

¡El bien! ¡el bien! — Fantástica figura,
Tras la cual los humanos noche y dia
Corren sin descansar en su locura,
Y ella siempre á su paso se desvia.
Punto hácia el cual se lanza en derechura
El corazon, que dulce paz ansía,
Y cuando va á alcanzarle, de él se aleja
Y triste y solo en su dolor le deja.

Como el hierro al imán corre impelido Por fuerza irresistible que le atrae; Como el cuerpo de lo alto desprendido Hácia el centro comun rápido cae: El hombre en pos del bien, enardecido En alas del engaño que le trae, Sin detenerse un punto, corre, vuela, Que al término llegar tan solo anhela.

Y al tocar á la meta deseada
Halla que fué ilusion de los sentidos;
Y veloz la carrera comenzada
Prosigue entre su llanto y sus gemidos.
Y una vez y otra vez llega, y burlada
Ve su esperanza aun, y los latidos
Del corazon reprime, y vuela ansioso,
Y nunca llega al término engañoso!

¡Oh!—; Dichoso mil veces el infante
A quien la muerte sorprendié en la cuna!
¡Mil veces fortunado aquel instante
En que libre se ve de la fortuna!
—¡Qué es la vida?— Ancho piélago incensQue en calma, placidisima laguna (tante,
Aparece un momento, y luego ruje
Y todo arrolla en su terrible empuje.

Aridísimo campo, solitario,
Donde para una flor hay mil abrojos;
Desierto, dó un asilo hospitalario
En vano buscan los cansados ojos:
Mansion del vicio y del error nefario,
Pobre en placer, riquisima en enojos,

Vertiginoso caos, noche oscura, Que el hombre llamó bien en su locura.

Fenix es el dolor, que se renueva
De sus propias cenizas, y tomando
A cada nuevo instante forma nueva
Va el corazon impío lacerando:
Vapor es el placer que apaga y lleva
Del aura mas ligero el soplo blando,
Y queda al que le habia poseido
El amargo dolor del bien perdido!

| Amor I |   |   |   |   |   | ¿Y que |   |   | es amor |   |   | 7 |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • |
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |
|        | • | • | • | • | • | •      | • | • | •       | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|        | • |   |   | • |   |        |   | • |         |   | _ |   | • |   | • |   |   | • | • | • |   | • |

¿Y qué la gloria es? — Mentida sombra
Tras la cual se despeñan los humanos;
Cosa solo real cuando se nombra,
Pues su entidad consiste en sones vanos:
Los héroes cuya vida nos asombra,
Los nobles y valientes ciudadanos,
Los sublimes artistas, los poetas,
¿Qué fueron y qué son? — ¡Falsos profetas!

La gloria es Napoleon, Cárlos el Quinto, César, Pompeyo, Curcio y Alejandro, Teséo en el cretense laberinto, Aquiles, cabe el plácido Escamandro, David, en el famoso Terebinto, Ero en el mar de Abydos y Leandro, Nelson en Trafalgar y allá en Pavía Y Lepanto, la hispana monarquía.

Y es tambien aquel Bruto parricida, Y el otro Bruto y el caribe Mario; Lucrecia, la liviana, pretendida Casta matrona, Sila el sanguinario; Ravaillac, el furioso regicida, El demente Dracon, patibulario, Robespierre, Marat, y aquel sargente García, de fatal recordamiento.

Y es Homero, el Ticiano, Galileo, Murillo, Rafael y Victor Hugo; En tiempo muy remoto el pueblo hebreo, Tito, luego, imponiéndole su yugo; Mas ya con tanto nombre me mareo: — La gloria es todo lo que hacerle pluge famoso, y en su vario, raudo giro, En la plaza de toros es *Paquiro* (1).

Y todos á los cuernos de la luna
Pensamos remontarnos, si logramos
De ser aquí famosos la fortuna,
Por lo cual dia y noche suspiramos:
Y no es fácil: la senda solo es una,
Y tantos á la vez nos agolpamos,
Que el número mayor atrás volvemos
Mancos, y sin el bien que apetecemos.

Desecto muy atroz es el ser manco;
Nas recuerdo ahora dos que á la alta cumbre
Llegaron; dió el primero solo un tranco
Y del viaje evitó la pesadubre:
Aunque el saber no es cosa que en estanco
En España se venda, y ya su lumbre
Esté tan difundida, lector, quiero
Decirte que sué Scévola el primero.

El segundo nombrarte, ya seria
En atrevido hacerte, grave insulto,
Que goza de muy alta nombradía
Y á tus ojos no puede estar oculto:
Tu amor propio, lector, se ofenderia
Si te enseñase cosas de tal bulto,
Y en fin, aquiéres lo ver?—Pues se halla preso
En la famosa plaza del Congreso (2).

Pero vuelvo á tratar de mi heroina,

0 publico, y te ruego que perdones

El vértigo constante que me inclina

A perderme en difusas digresiones:

Voy el cuento á seguir aína, aína,

Y por si el torvo gesto no depones,

Membrarte hé aquel refran: Genio y figura,

Elcétera... — Talento y hermosura.

Prendas celestes son, tan victoriosas
En el palenque de la humana lidia,
Que á la fin se les rinden vergonzosas
La ceguedad, la ingratitud y envidia:
lulieta poseia entrambas cosas,
Hasta un estremo tal, que aun la perfidia
De sus rivales, torpe, encarnizada,
Hubo de confesarse derrotada.

Y empezó á recoger amplia cosecha A la par que de artísticos laureles, De escelentes escudos, y desecha Liuvia de preciadísimos joyeles : Y ansiando por abrir en su alma brecha Al fuego del amor, sendos donceles Se agolpaban y jóvenes y ancianos, Castaños, rubios, pelinegros, canos.

Por docenas, famosos periodistas Y poetas de nombre á centenares; Banqueros, diplomáticos, artistas, Médicos, abogados, militares: Cuákeros, puritanos, metodistas, Católicos romanos á millares, Españoles, ingleses y cosacos, Galos, ítalos, suecos y polacos.

Julieta á todos plácida escuchaba, Y del amor de todos se reia, Y la pasion de todos despreciaba, Pues su genial vileza conocia: Cada cual entretanto se alababa Del triunfo de su amor: tal cobardía Es hoy harto comun, lector benigno, De ello soy testimonio fidedigno.

Lëal Julietta à aquel amor primero, En su seno purisimo nacido, (Sentimiento mas fino y verdadero Cuanto mas ignorado y escondido:) Dentro del corazon, con gran esmero Y mas y mas ardiente y encendido Su fuego fecundisimo encerraba, Y à la amistad tan solo culto daba.

Dos amigos tenia: gran fortuna
En un siglo en que son cosa tan rara,
Que es mas fácil tal vez ir á la luna
Que uno solo contar: vuelve la cara,
Benévolo lector, aunque importuna
Juzgues mi peticion: — si tanto osara
Mi amistad, preguntárate severa:
4 Háslo sido, ó tuviste uno siquiera?

Pero esto no es del caso: — Dos tenia Julieta, y con su afecto gran ventura: — La una muger: llamábase María, Prodigio de talento y hermosura, Y apurado tambien un tiempo habia El caiiz del dolor y la amargura. El otro amigo tierno y fiel, era hombre Y jóven y aleman: Kramer su nombre.

Entre estos dos amigos, sus deberes Artísticos, alguna obra piadosa

<sup>(</sup>i) Paquiro ó Paquilo, Francisco Montes el Napo leca de los torreros. — Tendrá su Waterloo.

<sup>2)</sup> La estatua de Cervantes está en la plaza asi 4:00minada.

Y acaso los domésticos quehaceres, Dividia su tiempo nuestra hermosa: Alguna vez volaba á los placeres Del mundo; mas no hallábase dichosa Jamás, que de continuo la aquejaba El recuerdo tenaz del que adoraba.

Y un vago, confusisimo deseo
De otra felicidad desconocida
Que acaliar no podia en el mareo
De su agitada y afanosa vida:
Y á par del fabuloso Prometheo,
Sentia renacer á cada herida
Nueva, su corazon, á nuevo llanto
Y á mas terrible y roedor quebranto.

— Pero es justo decir al que leyere Algo sobre los nuevos personages, Pudiéndolo saltar el que quisiere Sin iracundos gestos ni visages: Venga pues, ó lector, lo que viniere, Me decido á contarte sin ambajes Lo que supe de Kramer y Maria; Es el uso comun: no culpa mia.

H

MARIA. — KRAMER.

Era María alemana, Hija de honrada familla, Sino en fortuna opulenta En virtud y honor muy rica.

De tres jóvenes hermosas, De su madre amor y dicha, Era ella la mas amada, La mas jóven, la mas linda.

Y aunque traspasaba apenas El umbral de la puericia, Rendidos adoradores Culto y amor la ofrecian.

Empero, ella solo ansiaba Las maternales caricias Y á los amantes requiebros Con desden correspondia

Y en domésticas labores Y distracciones sencillas, Los breves dias pasaba De su candorosa vida.

Por entonces, de Inglaterra Donde feliz residia, Llegó un pariente cercano De su madre, por desdicha.

Recibiéronle amoresas La madre como las hijas, No sabiendo que albergaban Con él su eterna mancilla.

Aún jóven, apuesto, astuto, Ocultando su perfidia, De la virtud mas austera Só la máscara mentida;

No tardó en hacerse dueño Del amor de la familia Y hasta (fuerza es confesario) Del corazon de María.

Poco á poco, con arteras Palabras, y mil caricias Que el parentesco cercano Disculpaba y permitia,

Fué minando la entereza De la candorosa niña, Que al fin entrególe, incauta, La joya de amor mas rica.

Algun tiempo fué un arcano Aquella amistad ilícita, Aún de la madre á los ojos, ¡Tan confiada vivia!

Mas quiso en fin poner término La Providencia divina, A las traiciones y engaños De la ponzoñosa vibora.

— De la Academia famosa De Leipzig, donde seguia Los estudios del derecho Con gran fama y merecida,

Llegó á pasar á aquel punto De vacaciones los dias, Jorge Kramer, en el seno De la patria y la familia. Eran amigos sus padres De la madre de María, La cual con él gozó un tiempo Los juegos de la puericia.

Volverla á ver, adorarla, Y de su pasion activa Hablarla fué obra de un punto; Que en el albor de la vida,

Maravilla es la prudencia Y la reserva inaudita : Edad, al fin, presuntuosa Porque en su fuerza confia.

Maria oyó avergonzada Y algun tanto conmovida, Las calorosas protestas De aquel amor de otros dias;

Mas rechazólas constante Si bien tierna y compasiva; Que la santa y pura llama De la pasion comprendia.

En tanto, el traidor pariente Viendo su culpable dicha En riesgo, dobló los lazos Que ataban á la mezquina;

Y aunque con gran disimulo Al nuevo amor se oponia, No conociendo que al choque De dos fuerzas tan distintas

Por ocultas y embotadas Y por inertes y frias Que estén, al fin se desprende Un pedazo ó una chispa.

Adivinó el fiel amante La mano desconocida, Que insuperable barrera À su noble ardor ponia;

Y en su rival suponiendo Dañada intencion, inicua, Pues ocultaba un afecto Que envanecerlo debia,

Tomó el camino mas corto Con resolucion altiva, Pidiendo á la honrada viuda La mano de su querida.

Pero con suma estrañeza De la madre, que aplaudia Tal amor, al ruego sorda Hallóla, al mandato esquiva;

Y hostigándola amorosa Con instancias repetidas, Entre lúgubres sollozos Y en entrecortadas sílabas,

Confesó la triste jóven De vergüenza semiviva, A su atribulada madre Su amor á un tiempo y su ruina.

Pidió la triste al menguado Con quejas encarecidas Que á su sangre devolviese La honra que robado habia:

Este al principio, disculpas Dió y razones evasivas, Y acabó por fin negando La hidalga fé prometida.

La madre á dolor tan crudo, A tan inmensa agonía, Olvidada la prudencia, La razon casi perdida,

Fió á Kramer su deshonra, El cual, con frente tranquila, Si bien fluctüando el alma En el volcan de las iras,

Cual padre volver juróla Por el honor de su hija, Y con sentidas palabras Despidióse hasta otro dia.

III

EL DUELO.

Doce lentas campanadas Turban la calma profunda De la ciudad, que en el manto De las tinieblas se oculta; Cuando dos calladas sombras Cuyos contornos dibuja De algun casual reverbero La claridad moribunda:

Por las silenciosas calles Vuelan mas bien que circulan, Pareciendo del abismo Apariciones nocturnas.

Divide breve distancia Las temerosas figuras, Que al marchar no se dirigen Señal ni frase ninguna.

Vése empero, que es la misma La fuerza que las impulsa Y á un mismo punto las lanza Con irresistible furia.

Y comò van en las sombras Con mas que humana premura, Trasgos parecen que marchan A un aquelarre de brujas.

Mas si alguno las siguiera Prestando atencion menuda, El desigual movimiento De sus plantas inseguras,

El anhélito afanoso Que en sus gargantas se anuda, Y alguna que otra blasfemia Que braman mas que pronuncian;

Le hicieran ver que son hombres Las pavorosas figuras Que de la noche callada El hondo silencio turban.

Ya el estremo entrambos pisan Del pueblo, y en la llanura Cercana, entrambos se pierden Entre la vasta penumbra,

Y distantes ya, el primero Que en cumplida capa oscura, De su rostro las facciones Recata mas blen que oculta,

Vuelto al otro, así le dice Con ronca voz, mas segura, Dejándole al misme tiempe Ver dos espadas despudas :

- Ya sabreis á qué venisteis. Segundo. Espero á que lo digais. Primero. Está bien: — ¿Cumplir pensais Lo que á Maria ofrecisteis? Seg. Decidme antes, que derecho A preguntarme os asiste... Prim. ¿Para proteger al triste, No basta un hidalgo pecho? Seg. ¿Quién os mete en tal cuestion? No tengo que d**aros cuenta** Del honor de mi parienta. Prim. Esa no es una razon... Seg. No doy otra... Por mi vida, Prim. O jurais cambiar su suerte, U os dá mi espada aquí muerte! Seg. ¡La espada entre ambos decida! Prim. En mi favor está todo: Meditadlo bien, señor. Seg. A devolverie el honor. No hallo ningun acomodo. Batámonos luego, luego... Prim. Pensadlo antes... Lo he pensado... Seg.

A otra promesa ligado Estoy...

Prim. dY pudísteis ciego Abusar? — Romped, señor, Puesto que obligado estais, Un lazo...

Seg. En vano os cansais...; Acabemos, por favor!

Prim. Puesto que es fuerza, escoged.

(Presentándole las espadas.)

Seg. Una, cualquiera: es igual.

Prim. Ved que el combate es mortal.

Seg. Sea así: en guardia os poned.

Prim. Pensad que uno de los dos

En el lance ha de mortr....

Seg. ¿ A qué tanto discurrir?

Prim. ¡ Qué decida entre ambos Dios!

Como el rayo se abalanzan Con tal presteza y tal furia Une contra otro, que luego Hasta los pomos se cruzen

Las espadas; retroceden Y embisten por vez segunda; Tornan de nuevo á enlazarse Las armas, y tan confusas En la lid encarnizada Se ven las hojas agudas, Tan á menudo se checan Ya de filo, ya de punta;

Que mas que espadas, parecen Dos serpientes que se buscan Y se enroscan y se oprimen En desesperada lucha.

Empero, los dos contrarios No se retan ni se injurian, Y solo el violento choque De los aceros se escucha.

Y mas hirviente la sangre, Y las manos mas convulsas, Ya en parar no se detienen Y tan solo herir procuran.

Roto ya por varias partes El pecho, de sangre inunda Uno de los combatientes El césped de la llanura;

Mientras mas pujante el otro, Le acosa con nueva furia, Y al fin en tierra le postra De una cuarta furibunda.

Cae sin lanzar un gemido El mísero, y con premura El vencedor, á él se acerca Y piadoso le pregunta,

Si algun encargo postrero Tiene que hacerle; mas muda La voz, mas se acerca, y mira La faz del triste difunta.

Dobla entonces la rodilla, Y altas las manos y juntas, Por él invoca del cielo La misericordia suma.

Y el crudo acero envainando, Va con planta resoluta Hácia el pueblo, entre las sombras De las tinieblas profundas.

## 17

## REPARACION.

Apena el noble mancebo Noticia dió á la matrona Del funesto resultado De aquella accion generosa:

Marchó á su casa, corriendo, Y á sus padres con voz ronca, Dió cuenta clara y precisa De la tremebunda historia.

Y la bendicion paterna Tomando, y algunas joyas Y algunos cientos de escudos, Cosas en viaje forzosas;

En un fogoso caballo, Salvando valles y lomas, Marchó á galope tendido Antes de asomar la aurora.

Dejémosle en la carrera Proseguir, y á la llorosa, A la atribulada niña Volvamos la vista ahora.

En el regazo materno Oculta la faz hermosa. Pasa dias y semanas Sollozando hera tras hera:

Y un mes á otro mes sucede, Y no amenguan sus congojas; Que es dolor crudo, incurable, El dolor de la deshonra.

Mas, diez meses transcurridos Desde la noche horrorosa En que cruda muerte Kramer Dió al robador de su honra:

Fecha en Paris una carta No esperada y misteriosa Recibió: — en el sobre-escrito Ve letra que á la memoria

Le recuerda de otros dias La inocencia venturosa; Y ambas las manos convulsas, Las mejillas ambas rojas,

De emocion, rompió la nema, Y al ver sus conceptos, ronca Lanzó esclamacion del pecho, De júbilo casi loca.

Acudió la madre al grito Asustada y temblorosa, Y al ver una carta abierta En el suelo, recogióla.

Y con voz entrecortada, Pues grato el llanto la ahoga, Leyó entre tiernos suspiros Estas frases amorosas:

« María, mi tierno amor Esta ausencia ha acrecentado; Soy sin vos muy desgraciado, Vivo presa del dolor. Si no sentis repugnancia Esta carta al recibir, Avisadme, y á vivir Vendremos juntos á Francia. Y en los brazos de un esposo, Dije mal, de un tierno amante, Vuestro pecho palpitante Hallará dicha y reposo. Soy pobre: por vos lo siento: Mas trabajaré por dos, Y con la ayuda de Dios No nos faltará el sustento. Contestadme sin demora, Con franqueza y lealtad: De vos su felicidad Solo espera el que os adora. »

Lo que siguió, lector, ya lo supones, Y contártelo aquí no he menester; Mas grato te será que confecciones El fin de este episodio á tu placer: Existen además mil relaciones Que no se deben al discreto hacer, Pues cada cual segun su fantasia Siente el dolor humano y la alegria.

## CUADRO CUARTO.

Una sacristia como cualquiera otra: un sacerdote como hay pocos: una muger como hay muchas.

— El cura. — Juliera. (Julieta con el selo echado, de el braso al anciano sacerdote.)

Cura. En vano quereis negar: Yo mismo os lo ví poner... ¡Sois un angel! Jul. Soy muger, Y supe lo que es llorar. Cura. Un dia, ciento hallareis Por cada uno que ahora dais; Cosechareis pues sembrais. Jul. Muy mal mi accion entendeis. Si al pobre limosna doy, No lo hago con la esperanza De futura bienandanza, Sino porque rica soy. No es de un dogma verdadero Doctrina tal: — el que piensa En futura recompensa, A usura da su dinero. Cura. Esto el Evangelio dice; Es la palabra de Dios. Jul. ¿Creéis, padre, en ella vos? Cura. Haréis que me escandalice. ¿Quién sois? — Venis encubierta... ¿ Sois vos la que ese oro dais? Jul. ¿Por qué me lo preguntais Si ya os lo díje á la puerta? Cura. Porque... perdonad, señora... Pero sin fé no hay amor. Jul. Estais, padre, en un error. Cura. (Esa voz encantadora...) Quisiera el rostro mirar De tan singular muger... Creo la voz conocer... Jul. Nunca me oisteis hablar. (Descubriéndose.) Vedme. Cura. 10 Dios! La Filomena, La reina de la armonia! Jul. ¿Dó me habeis visto? Cura. ¡En vuestro trono, en la escena! Jul. ¿ Al teatro vais? ¿Por qué no? Cura. Vuestro renombre escuché, Fui ailá y en vos admiré Al que tan bella os creó. ¿Cómo podeis no creer En una causa inmortal, Cuando en genio sin rival

Sentis vuestra mente arder? ¿La voz del entendimiento No escucha vuestra razon?
¡No habia á vuestro corazon
El grito del sentimiento?
¡Creereis el barro capaz
De pensar y de sentir,
De gozar y de sufrir?...

Jul. Direis que soy pertinaz.
¡Existe una Providencia,
Y á cada paso ; qué horror!
Miro triunfante al traidor,
Perseguida la inocencia?
¡Alabanzas á los vicios,
Lauros se dan y tesoros;
Y al justo, duelos y lloros
Y miserias y suplicios!
Prefiero, pues, sin dudar,
No creer, señor, en nada,
Que mirarme condenada
A todo un Dios acusar.

Cura. Vuestro orgulio es inaudito:
¿Cuando á vos no os conoceis,
À juzgar os atreveis
Al Criador de lo infinito?
— ¿Qué edad teneis?

Jul. No lo se...

Cura, ¿Sois francesa?

Jul. Creo que no.

Cura. 1 Teneis madre?

Jul. 2 Qué sé yo?

Cura. ¿Hablais de veras?

Jul. Si á fé.

Cura. Ha de ser estraña historia La vuestra : si repetir

Quisiérais...

Jul. Voy á decir Lo que guarda mi memoria. Cura. Sentémonos.

(Se sientan en un banco de madera junto á una estufa.)

### Colocad

Vuestros delicados piés Junto al fuego: asi; eso es: Muy nociva es la humedad. ¿Cómo á pié, con tantos lodos, A la calle os arrojais, Cuando tanto al pobre dais? Jul. Soy conocida de todos. En coche todos me vieran Y mal guizá interpretáran... Cura. ¿Qué temeis? ¿ que os imitaran? Jul. No tal: que me escarnecieran. Mas he ofrecido contaros Mi vida: a cumplirlo voy. Cura. ¡Alégrome, por quien soy! Jul. Sintiera, señor, cansaros. Cura. No lo temais. De mi vida Jul.

El principio, es un arcano
Que me esforzé hasta hoy en vano
Por penetrar... Escondida
Mi infancia está á mi memoria;
Ni padres he conocido
Ni donde nací he sabido...

Cura. De un ángel es vuestra historia.
Proseguid.

Jul. Por mas estraños Que os parezcan mis as ertos, Tenedlos, señor, por ciertos...

Cura. Os escucho...

Jul. Hará seis años, Que una noche, era en abril,

Cual de letargo profundo,
Desperté al vivir del mundo
En solitario pensil.
Recuerdo que al despertar

Escuché una voz divina

Que dijo : «¡Alzate y camina!» — Despertéme y eché á andar.

Era la noche harto clara, Mas mis ojos mal veian Y mal mis piés me servian Cual si de miedo temblara.

Luego ví una claridad Como de gran poblacion, Y trémulo el corazon...

Cura. ¿Era en esecto ciudad?

Jul. Verona... un ronco estampido

Que allí cerca retumbó, De horror me sobrecogió, Y dí en tierra sin sentido.

No sé el tiempo que dormí,
 Pero cuando desperté,
 Sé que á caballo me hallé,

Y entre los brazos me ví De un mancebo muy galan, Que amorosos me estrechaban.

Y al cual otros hombres daban

El nombre de capitan. Aquel jóven me llevó

Con los mas tiernos cuidados,

Donde habia otros soldados, Y alli, entre ellos me dejó.

Dijome que volveria

En lengua italiana pura,

Dialecto de gran dulzura Que solo de él entendia...

Cura. 1Y fué á su palabra flei?

Jul. Noble era como galan;
Mas al punto hácia Milan
Le envió su coronel.
A su honor me encomendó
Mi tierno y leal amigo,
Y poniendo por testigo

Al cielo, el otro juró Que constante en mi defensa

Velaria denodado... Partió el jóven y el maivado, Viéndome sola, in**defensa**, A su arbitrio, empezó á hablar De cosas desconocidas, Que, aunque por mi no entendidas, Me hacian avergonzar. ¿Qué mas os diré? — Mirando Que al fuego con que me habiaba Ninguna respu**esta dab**a, Me dejó sola, j**urando**. No sé despues qué paso: Un vaso de agua bebi Y sin querer me dormi... Cura. ¿Y en vuestro sueño abusó? *Jul*. Lo que **alli pasó no sé** ; Pero sentí al despertar, Un dolor, un mai estar Que jamás olvidaré. Volvió el perverso al instante, Y con mayor **osa**día Y una cruel alegria Rebosando en el semblante, A mi se acercó: — lo que era Antes un odio instintivo, En rencor profundo, vivo, Entonces se convirtiera. Rechacéle con furor, Y él, viendo mi resistencia, Me arrojó de su presencia. Cura. ¡Cobarde como traidor! Jul. Ahora perdonadme, padre, Esta narracion proilja. Cura. Habladme, como una hija Habia á su amorosa madre. *Jul.* Desde aquel di**a hasta hoy,** La miseria en que vivi, Los males que padeci Antes de ser lo que soy: Aunque bien los recordára Y contároslos quisiera, Padre mio, no pudiera, Porque jamás acabára. Cura. ¿Y vuestro buen protector, El bizarro capitan? Jul. Cuando volvió de Milan, Y acaso por el traidor, Siempre evitó mi presencia;

Aunque noble y dadivoso, Mas de una vez generoso Alivio dió á mi indigencia. Cura. ¿No sabeis de él?

Jul. Presto hará Tres años que le entrevi

En Venecia... ¡ ay! ¡ le perdít

(Con amargura.)

Cura. El cielo os le volverá

Jul. Ya sabeis que yo no espers. Cura. Para esperar es forsoso Creer en un Dios piadeso, Clemente si justiciero. — Os he oido en confesion. Jul. ¿En confesion? ¡ Qué locura! Cura. ¿Miente jamás por ventura Quien tiene tal corazon? Jul. Os he dicho la verdad; Mas no me confesé á vos. Cura. Os confesásteis con Dios, Fuente de eterna piedad. La confesion instituida En el Evangelio santo, Consuelo al mayor quebranto, Del alma salud y vida; Cátedra de humana ciencia No es, ni austero tribunal; Es el pan espiritual En manos de la esperiencia. Un padre es el confesor, Que con su ejemplo y doctrina, Alecciona y encamina Al contrito pecador. Siervo tambien del pecado, Si absuelve, es de Dios en nombre; Hombre, llora con el hombre. Culpado, abraza al culpado. Tal es la eterna verdad, Y si hay abusos impios, Son errores y estravios De la humana vanidad. Jul. Si alguien pudiera obtener Que variase de opinion, Fuera, padre, vuestra uncion. Cura. Dudar es casi creer : No desespero de vos. Cuando luzcan á vuestra alma De amor la dicha y la calma Me direis : ¡Creo, amo á Dios! Jul. ¡Ay! ¡ son cosas imposibles! Cura. No hay imposibles at Sér Que crió la luz con querer... Jul. Empero, hay cosas horribles En la fé que profesais: Penitencias repugnantes, Espantosas, humillantes... Cura. Hija mia, os engañais. — Nuestra santa religion No admite como prescritas, Penitencias inauditas. Partos de la exaltación. Aquesas maceraciones Que espantan á algunos ficies, Son de espíritus crueles, A quienes hondas pasiones Hasta en el recto camino Confundian y estraviaban:

Y sin querer calumniaban A su fundador divine. La fé, cuyo fundamento Principal, es el amor, Nunca pudo, sin error, Preceptuar ningun tormento. Amar para ser amado (1), » Es la base principal, La piedra fundamental De toda fé y todo Estado. Fuera de ella no hay virtud, No cabe estabilidad; Que donde no hay caridad, No hay justicia ni salud! - Pero os fatigo, tal vez... Jul. No, padre; me consolais Aunque no me convenzais... Cura. No podeis ser parte y juez. Jul. Si á vuestra voz no sujeto Mi razon, hoy conturbada, Parto, por vos penetrada De cariño y de respeto.

Adios, padre, hasta otro dia. Cura. A el pido en mi corazon Con fervorosa oracion Que os vuelva paz y alegría. Escuchadme: soy ya viejo: Tal vez no tarde en morir: Pero os voy á repetir Como esperanza y consejo: Que el dia en que á un hombre homrado Honrado amor inspireis, Y el respeto que teneis A este viejo abandonado, Amareis, creereis en Dios! Jul. ¡Hasta entonces, padre mio! Cura. Idos, que el tiempo está frio... ¡Adios, hija mia! Jul. ¡ Adios!

(Julieta besa la mano del sacerdote, el cual la bendice. — Vuelve el rostro la jóven al salir, y ve al ancieno arredillado, orando con fervor á los piés de un crucifijo.)

# PARTE SEGUNDA.

## CUADRO PRIMERO.

TRES ANOS DESPUES.

Teatro de los Italianos en Paris.

I

¡Cuánto al cansado espíritu
Y al corason humano,
Crusar es grato el pidlago
Del tiempo ya lejano,
Y en el hogar antigo
Con el ausente amigo,
Membrar en dulce plática
La dicha que pasó!
¡Y descuidando el vórtice
De la presente vida,
Las ya dobladas páginas
De la vital corrida
Pasar una por una,
Desde la tierna cuna

(i) Si vis amari ama, es en nuestro entender la bas de toda asociacion civil 5 religiosa. Hasta el aciago término Que el cielo al goca dió!

¡Aquel espacio efimero De la feliz infancia, Edad de amor angélico, De púdica ignorancia, Edad, en cuya historia La rápida memoria, Va revolando aligera De la una á la otra flor! ¡Edad, cuyas imágenes En la region sombría De lo pasado, atónita La ardiente fantasía Contempla, libres, puras, Sus blancas vestiduras, Del indeleble estigmata Del crimen ó el dolor!

Mas, ¡ cuánto melancólicos
Al propio tiempo y graves
Son los recuerdos vívidos
De júbilos sûaves,
Y célicos amores
Del alma bienhechores,

Cuando se toca el límite
De la provecta edad!
; Aquellos rayos fúlgidos
De rutilantes soles,
Ora reflejos pálidos
Y leves arreboles
Del astro son, luciente,
Que ya en el occidente.
Tragó la ímpia vorágine
De la honda eternidad!

¡ Y en el exámen rápido De la pasada historia, A cada paso, fúnebre Despierta una memoria: Y el alma lacerada, Marchita, deshojada Ve la corona espléndida Que fué su juventud! ¡ Aquí, la sombra pálida De una muger querida; Allí, el recuerdo lúgubre De una ilusion perdida; Aquí, el amigo anciano, Aliá el amado hermano, Despojos ¡ay! inmémores Del lóbrego atahud!

¡Y el hombre adora férvido La triste vida humana, Do es el dolor tan improbo, La dicha tan liviana! i Y conquistar ansia Eterna nombradia, Subjendo á la alta cúspide De que cayó tal vez! ¡ Caído Dios, el réprobo Por recobrar su altura Se esfuerza en la caligine De la materia impura; Y al lampo de la ciencia Tocando su impotencia, Riega de amargas lágrimas Su misera altivez!

Y, ¿dónde el pecho indómito
Que á tales desengaños,
Quiera alargar el número
De sus terrestres años?
¿El alma, dónde, fuerte,
Ludibrio de la suerte,
Que al fin no ceda exánime
En la tremenda lid?
¡Ay de los tristes huérfanos
A padecer nacidos!
¡Ay de los nobles ánimos,

Arcángeles caidos, Que en ominosa guerra Se arrastran en la tierra, Con la esperanza única De alguna vez morir!

II

#### EL TRIUNFO.

Pero ¿á dó me arrebatas, pensamiento? ¿Es hora de tan tristes reflexiones Cuando de proseguir se trata el cuento? Te ruego, buen lector, que me perdones, Y harás muy bien, que al fin no es culpa mia Si mi vida se arrastra en la agonía.

No me debes culpar si el cuento olvido
Y en llorar mis desdichas me entretengo;
Bálsamo es el llorar del afligido.

—¡Y qué han de dar, por mas que lo prevengo,
Si no quejas la voz, llanto los ojos,
Si lleno está mi corazon de enojos?

Con ánimo viril sufrí el embate Luengos años de bárbara fortuna, Y ví caer en el fatal combate Rotas mis esperauzas una á una; Mas á pesar del brio y la entereza. Tributo doy á la mortal flaqueza.

Finjo acaso placer, porque insufrible
Me fuera el ver burlar de mi quebranto;
Me esfuerzo por reïr, no me es posible,
Y prorumpo en amargo y crudo llanto:
¿ Mas de nuevo extravagas, pensamiento?
— Callo, y prosigo el cuento de mi cuento.

Lleno el teatro está de bote en bote
De la gente mas culta y escogida
Que á la gran capital paga su escote
En la estacion del año mas lucida,
Y se cierne la móvil impaciencia
Por cima de la noble concurrencia.

Pero sube el telon: silencio mudo Sucede al susurrar enardecido; Mas de un vocablo breve acaba agudo, En medio á la emision interrumpido, Y ojos y oidos y almas, en la escena Tributo dan á la inmortal sirena.

Tímido su cantar como un suspiro, Al fin del corazon empero llega; Incierto vuela en ondulante giro Cual vaga el aura en la florida vega, Y al alma inspira celestial dulzura Con voz de melancólica ternura.

Mas luego altivo y sonoroso vibra, Los mudos ecos del salon conturba, Y no hay dormida ni embotada fibra En la estasiada, circunstante turba, Que su acento no agite y no conmueva Con sensacion desconocida y nueva.

Crece el volúmen de las altas notas Y se abultan y ensanchan los sonidos; Del aire leve las columnas rotas, Evhalando melódicos gemidos, Trémulas se refugian y asombradas En las sublimes bóvedas pintadas.

Mas allí los persigue vibradora La poderosa voz; — repercutida, Atraviesa el espacio vencedora Dando sombra á la luz, al aire vida, Y á los absortos concurrentes llega Y en mares de armonía los aniega.

Cesa el canto por fin; — un alarido
Universal, atronador, intenso,
Múltiple, discordante, sostenido,
Grito de amor y de entusiasmo inmenso,
Por el vasto recinto se propaga
Y su probada solidez amaga.

Retiemblan las columnas sacudidas Y los dorados frisos y arquitraves, Y las bóvedas altas conmovidas Amenazan caer sobre las naves, Mientra el público ronco victorea, Y sin temor alguno palmotea.

Y pide con estruendo que repita Alguna ária de la ópera cantada O bien alguna stretta favorita. Resistelo Julieta, algo cansada; Mas luego cede al público deseo Y enmudece el tumulto y palmoteo.

Y canta una cancion sentimental, Schubert era, sospechólo, su autor: Alli fué Troya — ¡Je me trouve mal! Dice, cayendo en brasos de su amor, Una rubia que estaba en la luneta; Por cierto que el amante era poeta. Aquí una melancólica suspira; Una nerviosa allí suda y padece, Acullá una volcánica delira, Otra, nieve animada, se estremece, Y mas lejos un vate cabelludo En su asiento se está; qué asombro! mudo...

Mas todo tiene fin, y la romanza
De Schubert se acabó: — mil y mil flores,
Signo acaso de tímida esperanza,
De admiracion ó estúpidos amores,
Ramilletes, y versos y coronas
De hombres, niños, doncellas y matronas,

A los piés de Julieta en el tablado Se hacinan en tropel: — altos pretiles Forman en aquel triunfo improvisado Los raudos, aromosos proyectiles, Rompiendo la unidad algun papel Que asoma entre dos hojas de laurel.

¿Mas por qué yace estática la artista En medio de aquel férvido entusiasmo? ¿En dónde fija la empañada vista Con espresion de indefinible pasmo? ¿Qué objeto la subyuga de tal modo Que se olvida de sí y del mundo todo?...

#### Ш

#### EL ENCUENTRO.

Del patio al fin, de pálida
Frente, y mirar severo,
Un jóven estrangero
Con indecible amor,
Fija la noble vista
En la inspirada artista,
Contempla mudo, estático,
Su triunfo embriagador.

No une á la voz unánime Su voz, no victorea, Ni inquieto palmotea, Tranquila es su actitud: Pero en su altiva frente Se ve de amor latente, Brillar la llama vívida Con generosa luz.

En la vision angélica Fijos entrambos ojos. Olvida los enojos
De un largo padecer:
Y en su angustiado pecho,
A gozo tal estrecho,
Confúndense las lágrimas
Y gritos del placer.

Ella, al mirarle, trémula
Del propio sér se olvida...
¿Qué mucho, si es su vida,
Su fé, su religion?
Y la color difunta,
Entrambas manos junta
Dó en sacro, inmenso júblio
Estalla el corazon.

No á corazones gélidos,
Ni á almas de cieno impuras,
Las célicas dulzuras
Del santo amor sentir;
Ni á mentes bastardeadas
Que viven afanadas,
Tras del mezquino cálculo
De un rico porvenir.

Cuando el Criador altísimo Lanzó al espacio el mundo, En él virtió fecundo Un múltiple raudal De nobles ambiciones, Estúpidas pasiones, Gozo y dolor efimeros Como el vivir mortal.

Mas esperanza fúlgida
De mas perfecta vida
Y dicha mas cumplida
De las que al hombre dió:
Entre el rencor y guerra
Y llanto de la tierra,
Dejó, benigno, el bálsamo
Divino del amor.

¡Amor! — Palabra mágica, Melódico sonido, Que escucha estremecido De gozo el serafin : Corriente clara y pura De sin igual dulsura, Que brota de aquel piciago Que nunca tendrá fin.

Fuego de ardor vivísimo Que abrasa y no consume; Placer que en si resume Los goces del Eden: Tesoro enaltecido, Al justo prometido En la mansion seráfica Del sempiterno bien...

- Julieta, en tanto, livida
A la emocion potente,
Al fin en un torrente
De lágrimas romptó:
Y que al aplauso gime,
Y que el triunfar la oprime,
Creyendo el sabio público
Frenético aplaudió.

Gruner, entonces, rápido Levántase y se aleja, Que el gozo no le deja Llorar en libertad; Y al aire puro, abierto, Vaga con paso incierto En la alameda próxima De la imperial ciudad.

Y un jay! inmenso exhálase
De su robusto pecho,
Y en lágrimas deshecho
A un árbol se apoyó:
Y en la tiniebla oscura
Al ver su alta estatura,
De miedo alguno exánima
Huyendo se alejó.

Y acaso, mas intrépido Allí se acerca alguno, Pidiéndole importuno Del llanto la razon: Y alguno generoso, Mas sabio que el curioso, El labio mudo, ofrécele Caritativo don.

Y al charlatan estúpido, Gruner, por todo informe, Le muestra su uniforme Con bélico ademan: Y á la alma compasiva, Cuyo socorro esquiva, La noble mano estiéndele El bravo capitan.

Al verio el otro, férvido Se arroja entre sus brazos Y en cariñosos lazos
Confúndense los dos:
Y al dar sus mutuos nombres
A un tiempo entrambos hombres
Gritan con voz simpática:
— « ¡ Nos une en Francia Dios! »

El mismo blando césiro
De ambos medió la cuna,
De análoga fortuna
Ambos, é igual virtud;
Unidos ¡ay! pasaron
Las horas que volaron
De la dorada, esimera,
Primera juventud!

### IV

## LOS DOS AMIGOS.

Mil preguntas inconexas Sobre los tiempos antigos Se dirigen los amigos, Como caminando van De Kramer á la morada, No lejos de allí situada, Donde ya aguarda María Con mal recatado afan.

Y al diálogo ya sujetos,
Los saltos de la memoria,
Se van contando su historia
Los amigos con placer:
Narra Kramer sus estudios;
Gruner cuenta sus campañas,
Y describe las estrañas
Regiones que llegó á ver.

Y uno al otro se interrumpen, Y à proseguir se convidan, Y en el cuento nada olvidan De cuanto atañe á los dos: Pero callan de consuno, Su amor á Julieta el uno, Y el otro aquellos secretos Que ocultar quisiera á Dios.

Y como no hay en el mundo Senda, por larga que sea, Cuyo término no vea Quien la aigue sin parar; Al fin ya de las memorias Y las prolijas historias, Kramer el paso detuvo, Y á una puerta va á llamar:

Cuando arrollándolos casi
En su rápida carrera,
Ante aquella misma acera
Y el propio lugar, paró
Un coche, leve cual rayo,
Y descendiendo el lacayo,
Con diestra mano al que llega
Salida comóda abrió.

Y cual, tras ronca tormenta, Entre discos de oro y grana, Ve al albor de la mañana El peregrino del mar, La faz del sol generosa, Que de nuevo le convida Con el amor y la vida, Sobre las ondas brillar:

Tal en la vasta penumbra
Del edificio altanero,
Salta con paso ligero
Una divina muger:
Vuela mas bien que camina,
Como fantástica ondina
Que surge entre los vapores
De un ensueño de placer.

Al verla, entrambos amigos Sepáranse apresurados, Suspendidos y estaslados A la vision celestial; Mientras con blanda violencia, Sin advertir su presencia, Rauda prosigue, en las sombras Perdiéndose del portal.

Porque, del coche al ruido Despertándose el portero, Vino, sin duda, ligero, La pesada puerta á abrir: Y tan veloz aparece Y tan fugaz desparece La vision, que apenas saben Qué pensar ni qué sentir.

Empero, en su paso leve La bellisima paloma, Dejó tras si un blando aroma Mas puro que el del azahár : Cual dejara en su camino Algun arcángel divino Que al bajo mundo viniera Algun prodigio á anunciar.

Mas, del asombro repuestos, Por ver si acaso la alcanzan, Los amigos se abalanzan Detrás con ansioso ardor; Y por la oscura escalera Subiendo van de carrera, Como tras la cierva herida Corre ardiente el cazador.

### CUADRO SEGUNDO.

I

#### ITALIA.

¡Italia! ¡Italia! — ¡Altivo, claro nombre
De blando són y poderoso encanto!
— ¿Porque, al oirlo, el corazon del hombre
Siente de inspiracion el fuego santo?
— Tu esfuerzo antiguo, tu inmortal renombre
Trocados hoy en servidumbre y llanto,
Viven en el gran libro de la historia,
Perenne manantial de escelsa gloria.

Viven en ti tambien : — ni un solo paso Da el caminante en tu fecundo suelo, Sin mirar algun mudo, alto testigo De claro triunfo ó de inmortal fracaso. Aquí, del tiempo antigo, Se eleva un templo majestoso al cielo; De líquido safir allí sus ondas Lleva dormido el Trasimeno lago, Que atónito miró el horrendo estrago De la romana gente, alli vencida Por el digno rival de Epaminondas, El capitan insigne de Cartago. Cerca de ese jaral perdió la vida El heróico Flaminio, á quien la suerte, Emula de su gloria Dió aquel dia la muerte, Empero digna de inmortal memoria! Mas allá surge altiva Entre zarzales la ciudad eterna Del valor y el saber eterno solio. Aquí del Capitolio El gigante contorno se levanta; Allí la mutilada, informe planta Del vasto Colosséo, Digno padron de universal trofeo:

Y acullá mira el alma estremecida
El lugar ominoso
Dó César, hasta entonces victorioso,
Presa cayó de la filial herida.
Aquí Camilo, el dictador romano,
De susto vil el corazon ageno,
Los paternos despojos, de la mano
Fuerte arrancó del orgulloso Breno!...
— Allí... mas cese el labio enardecido...
Solo de humano esfuerzo sostenido,
¿Qué voz bastante fuera
Al que cantar tus glorias pretendiera?

¡Cuánto os amo, ruinas solitarias
De la reina que fué de las naciones!
¡Vosotras sois las losas funerarias
Del pasado poder de sus legiones!
¡Por qué visten las mustias parietarias
El sendero triunfal de los Scipiones,
Y mudo está el lugar dó la divina
Voz sonó del Censor de Catilina?

Cada piedra de antiguo monumento
Recuerdo es vivo de pasada gloria;
En cada escembro mira el pensamiento
Una página rota de la historia:
Y no hay voz de la tierra ni ¡ay! del viento
Que no evoque una sombra, una memoria,
Que alto valor al corazon inspira,
Al genio luz y cantos á la lira.

Aquí descansa el cisne Mantūano, Alií del Tasso se meció la cuna, Aliá de Ariosto el genio soberano Cantó el amor y bélica fortuna: Aquí nació Petrarca, allí el Ticiano, Y alumbra aliá la nacarada luna Las agujas fantásticas de Urbino, Insigne patria del pintor divino.

Y alli bañando el florecido suelo Dormido rueda el rio caudaloso, A quien dió reflejar propicio el cielo Mas altas glorias en su curso undoso: La luz vió en sus orillas Maquiavelo, Miguel Angel, ingenio poderoso, Bocaccio, Galileo, y el gigante De la alta poesía, el sumo Dante!

Y otros mil preclarísimos varones Cuyos nombres citar fuera imposible; Que en número increible Ornaron las itálicas regiones. Pontífices ilustres, campeones Valientes, de los pueblos claros guias, Emperadores, cónsules y reyes, Que á los presentes y futuros dias, Beneficios y ejemplo á las naciones, Legaron mil sublimes invenciones, Altas hazañas, y prudentes leyes!

El aire tuyo, Italia deliciosa,
Es en prodigios y valor fecundo;
En el es la hermosura mas hermosa,
La luz mas clara, el genio mas profundo.
Por esto en su carrera victoriosa

Aquel moderno agitador del mundo, Nunca tan grande fué ni tan temido Como al pisar tu suelo bendecido.

Y por ello, mi humilde entendimiento Que en la primera juventud dormia, Tu límite al pisar, se alsó violento En piélagos nadando de armonía: Y si acaso mi voz el alto acento Habló de la sagrada poesía, Y no muere el cantar que aliento ahora, Lo debo á tu vision inspiradora.

-Y, empero, gimes bajo el férreo yugo
De estraña esclavitud. —; Flero destino!

É implacable se ensaña tu verdugo
Tu seno desgarrando alabastrino!
Si al Sér inescrutable, airado, plugo
De lágrimas amargas tu camino
Regar, de amor y de piedad en prenda,
Grata recibe mi sencilla ofrenda.

Te lanzaste á lidiar... mas sucumbiste Ai esfuerzo mayor del enemigo, Y en tu glorioso intento no tuviste Estraño protector ni pueblo amigo: La flor de tus guerreros mustia viste En la lucha caer: — alto testigo El rey que tantos yerros expïara En los funestos campos de Novara.

De nuevo te alzarás á lid tremenda
Agitando la espada vengadora;
Dudosa lid, encarnizada, horrenda,
Mas obtendrás la palma triunfadora:
Y dando fin á la feroz contienda,
Hollando la cerviz de tu opresora,
De ciencias, cortesía y gloria y arte,
A los mundos serás noble estandarte!

## H

POR QUE ESTÁ GRUNER EN FRANCIA.

Cuando la opresa Italia sus cadenas Sacudir intentó, flero conflicto Fué al corazon del generoso Gruner Haber de combatir por su esterminio. Mas era militar; bajo la enseña Oyó del alzamiento el primer tiro, Y no deja su puesto un buen soldado Por ningun interés, cuando hay peligro.

En tanto, allá en el Norte, un pueblo fuerte De libertad lanzando el noble grito, Se alzó tambien á par de nuestra Italia Logrando solo remachar sus grillos!
—;Roma, Milan, Venecia!—claros nombres! Vuestros hechos heróicos, inauditos, Tuvieron cual los húngaros esfuerzos Por gaiardon la palma del martirio.
— Lejos de vuestros montes y llanuras, Estrangero cantor desconocido, A las alas fió del raudo viento Este lêal, simpático suspiro. —

Cuando del un confin al otro veo
De la caduca Europa
La santa libertad de vil trofeo
Servir á esclava tropa:

Cuando del Septentrion al Mediodia, De Oriente hasta Occidente; Alza la multiforme tirania Su sanguinaria frente:

Cuando los pueblos libres se envilecen Sirviendo á los tiranos; Cuando á crímenes tales enmudecen El mundo y los humanos:

Solos, contra las turbas infinitas Que envió del hondo abismo En figura de bárbaros escitas El negro despotismo;

Dos puñados de libres se levantan, Valientes, formidables, Y á su embate vacilan y se espantan Los siervos miserables.

Y no esperan vencer: — los enemigos, Sin número y potentes Son, por suerte fatal, y sus amigos Muy pocos, si valientes.

Empero á la ardua líd ved cual se lanzan Desnudos los aceros; Mirad cómo á las turbas se abalanzan Los nobles caballeros.

De la causa mas santa de la tierra
Postreros defensores,
Solo esperan morir en la impia guerra
Los bravos lidiadores.

¡Oh! — que á mi débil voz lícito sea Alzarse enardecida, Ya que no pueda en la inmortal pelea Sacrificar mi vida!

¡Venecia! ¡Hungría! — asilos de la gloria, Cuna de tantos bravos Que prefieren la muerte á la victoria Por no vivir esclavos:

¡Salve tres veces, salve! — ¡Los acentos
Del rudo canto mio,
Puedan llegar en alas de los vientos
Al opresor impío!

¡Puedan helar su corazon perverso Del mas cobarde espanto; Que mi voz es la voz del universo, Y mi canto es su canto!

¡Roma!¡Venecia!¡Hungría!—Paladiones
De libertad postreros;
Culto os darán, y altares y canciones
Los siglos venideros!

Que eterna no será la vil coyunda De torpe tiranía, Y crecerá en virtud y amor fecunda La libertad un dia.

Si libres sucumbis, mártires santos, A vuestra causa fieles, Dará el poëta á vuestra tumba cantos, Las virgenes laureles.

Y en el eterno libro de la historia Escritos vuestros nombres, Serán enseña de virtud y gloria A los futuros hombres. ¡Ese rio de sangre generosa

No correrá infecundo,

Que á su riego feraz, crece frondosa

La libertad del mundo (1)!!

- Húngaro nació Gruner, y á los ojos De sus geses, aquesto era un delito. Recelosos, sus pasos espiaban Viendo los accidentes mas sencillos, Las mas simples palabras, como prendes De traidores, reconditos designios; Y par, y mas que todos se empeñaba En perseguirle y calumniarle inicuo El coronel Neumann, con la memoria De aquella torpe accion que intentó indigno La virtud de Julieta mancillando, Esclavo vil de un bárbaro apetito. Que así como el amor se robustece Dentro á los corazones bien nacidos, En proporcion que el dulce objeto amado Mas sinsabores cuesta y sacrificios: El odio y el rencor en torpes almes, Mas cruentos se tornan, mas activos, Cuantas mas pesadumbres y zozobras Causaron al mortal aborrecido.

- El jóven soportó el tremendo embate Con el usado, generoso brio, Dias eternos; mas llegó á tal punto Que vileza juzgó, baldon sufrirlo. Y demandó sumiso al soberano, Por solo galardon de sus servicios, Su licencia, callando generoso Sus quejas y justísimos motivos. Concedida le fué, y hácia sus lares Partió con gran premura al punto mismo; Se unió á los bravos de Kossuth; ansioso Busco los puestos de mayor peligro Durante la campaña, y cuando el cielo Postrar tanto valor y esfuerzo quiso, Cruzando valles y salvando montes Y arrastrando mil riesgos, el camino Tomó por fin de Francia, las memorias El corazon leal, enardecido, Sin olvidar jamás de aquel pasado. Unico, celestial, puro cariño.

Mas ya en París, la vocinglera fama Con mentirosa voz trajo á su oido Rumores de amorosos devaneos

(1) Esto se escribia en el año de 1851. — El autor estaba muy lejos de prever entonces les vergonzosos é impios escesos que habian de deshonrar la noble causa de la independencia de Italia.

Y de tratos livianos mil indicios;
Y el triste jóven conteniendo apenas
Del corazon los férvidos latidos,
De lejos sigue cual la propia sombra
A la que de su amor objeto indigno
luza, y de dia, solo en ella piensa,
Y en la discreta noche, con sigilo,
En su capa embozado hasta los ojos,
Va al teatro á adorar al caro ídolo.
Y sus triunfos comparte entusiasmado,
Y las supuestas faltas dá al olvido;
Mas luego torna de la aleve duda
El mortal, agudísimo martirio.

# III

## LOS DOS AMIGOS.

Continuacion.

Llegaron palpitantes
Al fin de la escalera
En rápidos instantes
Uno del otro en pós:
Y en la tiniebla oscura
Ni un átomo siquiera
Del ángel de hermosura
Lograron ver los dos.

Y Kramer, sonriendo,
Bajó al segundo piso,
Detrás Gruner, siguiendo
Con paso desigual;
Y abierta ya la entrada
De aquel su paraíso,
La voz entrecortada
Del gozo celestial:

"Entra á tu casa, hermano,"
Le dice en blando acento;
"¡Por Cristo soberano,
Un ángel vas á ver!"
Y Gruner: — «¡Qué?¡se esconde
Aquí?...

— ¿La hurí del viento? No amigo, » le responde: «Hablé de mi muger. »

Y entraron en seguida A la mansion callada, Y el alma estremecida De Gruner palpitó; Mirando, silenciosa, De espaldas á él sentada La ondina mas hermosa Que nunca imaginó. Cerca al hogar, reclina
En rico asiento y blando
La forma peregrina
Del cuerpo mas cabal:
Y un piececillo leve
Sumiso golpéando
El suelo, apenas mueve
El cándido cendal

De la amplia vestidura
Que el gracil cuerpo ciñe,
Plegada á la cintura
Con cinta del color,
Que el fuego, entonces grave,
Su lindo rostro tiñe;
La púrpura sūave
Del púdico rubor.

Pára en la fragil puerta A entrambos los amigos, Con débil planta, incierta, Simpática emocion; Mas ella, el paso oyando De incómodos testigos, Se incorporó, volviendo El rostro, en el sillon.

«¡Es ella!» «¡Él es!» — esclaman A un tiempo los amantes, Y lágrimas derraman Cual la primera vez: Y luego entrambos callan Absortos, palpitantes, Mientras en lid batallan Amor y timidez.

Julieta, en sí primero
Del rapto enamorado
Volviendo, el pié ligero
A Gruner dirigió:
Y sin hablar, que es mudo
El júbilo estremado
Como el dolor agudo,
La mano le estendió.

Y trémulo él, la oprime, Que el gozo lo enagena, Mientras Julieta gime Con llanto de placer. Kramer, que sobra mira En la callada escena, Y raudo se retira Llamando á su muger.

Sumidos los amantes En mares de dulsura, Brevisimos instantes Conservan su actitud: Que el jóven mira en ella Su amor y su ventura, Y ella la clara estrella Que guió su juventud.

Y ambos despues se sientan Uno del otro al lado, Y sin reserva cuentan Sus dias de dolor; Mas en el fiel trasunto Del tiempo ya pasado, Callan el breve punto En que nació su amor.

¡O plácida memoria De aquella edad primera, En la mortal historia Relámpago feliz: Cuando del alma pura, Noble, lēal, sincera, No mancha la blancura Ni un rápido desliz!

¡Cuando á la lid se lanza El corazon valiente, Tan lleno de esperanza Y brio y robustez; È inflama poderosa La enardecida mente La llama generosa De amor y su altivez!

Así los dos amantes
En férvida alegría
Olvidan los instantes
Que vienen y se van;
Mas repentina, aguda,
Gruner, sintió la impía
Saeta de la duda
Y su terrible afan.

Y pálido, enmudece, Bajos entrambos ojos, Y aun olvidar parece El sitio donde está. Y ella, entretanto, observa Los súbitos enojos, Y la mudanza acerba Penetra acaso ya.

Al inmediato instante Entraron los esposos; Julieta palpitante Cayó sobre el sillon; Mas luego, al punto erguida, En tonos cariñosos, El alma sostenida De gran resolucion:

«Mañana, dijo, espero
Que cenareis conmigo.»
Y á Gruner: «Caballero,
«Ruégoos que no falteis.»
Y el jóven, con voz grave:
«¿No me llamais amigo?»
— «Bien» — y añadió súave:
«La cita no olvideis.»

Y un beso dió á María, Y á Kramer dió la mano, Y lenta cortesía A Grumer dirigió: Y como cruza breve Relámpago lejano, El pié moviendo, leve, De vista se perdió.

## CUADRO TERCERO.

AL OTRO DIA.

EN LA CIUDAD.

Una farmacia en el Boulevard des Italiens. El farmacéutico. — Julieta. — Kramer.

I

Jul. Buenos dias, doctor... Farm. Muy buenos dias, Señora. — ¿Cómo así tan de mañana A la calle salis? Gusto en estremo El aire respirar de la alborada. Farm. ¿Dormísteis mal? De un sueño hasta la aurora... Farm. Teneis muchas ojeras y estáis pá-Jul. Eso no es muy cortés... Farm. Pero es muy cierto. Jul. Poco galante estais... Vos, no muy franca. Jul. Mas, doctor... á propósito... aquel fil-Farm. ¿En pedirlo insistis?... Jul. (Impaciente.) Con su eficacia

Me dijisteis que libre me veria

De incómodas y sucias alimañas...

Farm. Con una sola gota, diérais muerte De esa ruin multitud á una miriada.

Yas, ya tuve el honor...

Jul. Si... me dijistels

(Golpeando el suelo con el pié.)

Que la ley á su venta pone trabas...

Form. Y el peligro...

Jul. No le hay. — Dadme instrucciones...

- Ya vereis como sé prudente usarlas.

Farm. Pero... vos...

Jul. No es bastante garantía

(Golpeando el suelo con mas fuerza.)

El que me conoscais?

Parm. Por mi bastára;

Mas la ley... si tal vez...

Jul. ¿Temeis acaso

(Repicando con el pié en el suelo y con la mano en el mostrador.)

Que con ello destruya á media Francia?

Farm. Si así lo comprendeis, os doy la

[droga:

Pero os debo advertir que es algo cara.

Jul. El precio nada importa...

Farm. Veinte escudos

(Sacando un frasquillo.)

Os cuesta este frasquillo...

Jul. Muy barata

Me parece, estimada en ese precio...

Farm. ¿Qué?...

Jul. Mi tranquilidad. — A prepararla,

Enseñadme, doctor...

Farm. Es muy sencillo: Con una pluma ó esponjilla blanda La aplicareis: hacedlo por vos misma: No lo fieis á estúpidas criadas.

Jul. Descuidad...

Farm. Veinte gotas desleidas En dos dedos de vino ú agua clara, Pueden hacer estragos mas horrendos Que una bomba ó un tiro de metralla.

Jul. Gracias, doctor. — Hé aquí vuestros Farm. Priesa tal no corria... [escudos... Jul. Muchas gracias...

## (Con agitacion.)

iAburi

Farm.; Guardeos el cielo! (Váse Julieta.)
Arcano oscuro...

¡Tan jóven... tan hermosa... y desdichada!

(Patra Varmen marinitadamente como res

(Entra Kramer precipitadamente, como recatándose de Julieta.)

Kram, ¿Tendréis á bien decirme con fran-[quexa Lo que ahora vendisteis á esa dama?

Farm. ¡Sois su amante?... ¡su hermano?...

Kram. Soy su amigo.

Farm. Bello nombre, en verdad; pero no

Kram.; Por Dios, no me oculteis! [basta. Farm.] Juzgais que pueda

Atentar?...

Kram. Nada sé; pero en el alma Alza la voz fatal presentimiento

Que entre sombra me anuncia una desgra-Farm. Si es así, seré franco... [cia.

Kram. Os lo suplico!

Farm. ¡Reserva me ofreceis?

Kram. Mi fé empeñada

Os dejo de aleman y caballero,

Y nunca fui traidor á mi palabra.

Farm. Está bien...

Kram. ¡Acabad!...

Farm. Veneno agudo
Me pidió esa señora veces varias
Con insistencia tal, y só pretestos
Tan frívolos, que al fin juzgué que ansiaba
Dar término á su vida... Yo, prudente,
Resistí á sus ofertas y demandas,
Hasta hoy, pues la ví tan decidida...

Kram. ¡Y el brebage mortal osásteis darla? Farm. Temiendo que buscase en otra parte Lo que yo tantas veces le negaba,

Un frasquillo le di...

Kram. ¿Con el veneno?
Farm.Con un simple narcótico...Tomada
Toda aquella pocion, gota tras gota,
La hará dormir doce horas... Vuestras anCalmar podeis por su preciosa vida, [sias

Puesto que riesgo alguno la amenaza.

Kram. ¡Sois un ángel, doctor! ¡Cuánto
[no os debo!

#### (Abrazándole.)

¡Admitid esta muestra limitada
 De mi honda gratitud.

#### (Presentándole un bolsillo.)

Farm. ¿Qué?... ¡Ese bolsillo?

— Yo vendo lo que compro: accion villana
Fuera vender á precio de vil oro
Una sencilla inspiracion del alma.

Kram. — Dura leccion; mas sabia y
—; Perdonadme, doctor!... [merecida...
Farm. No encuentro causa.

-En tiempo en que de todo se hace objeto De una especulación torpe y bastarda, Engañaros debiais...

Kram. Mi torpeza...

Farm. Lógica fué, prudente, necesaria...

Que si bien, y lo digo con orgullo,
A juzgarme por vos no os engañárais,
[quexa No se hacen acertadas deducciones

En el físico mundo ó las abstractas Regiones del moral, ni de un gran genio Cerniéndonos altivos en las alas, Analizando solo á un individuo, Sino escrutando poderosas masas. Y aunque sois noble, ardiente y generoso,

(Movimiento de Kramer.)

Lo leo en vuestra limpida mirada, Debisteis juzgar mal. — En torno vuestro, ¿Qué visteis hasta aquí?— Mezquinas almas, Traficantes del arte y de la ciencia; Sabios de relumbron, genios de farsa, Políticos de bailes y salones, Generales de esquinas y paradas: En público, filósofos estóicos, En secreto, mendigos de antesala. Y por mayor escarnio y vilipendio Cual si tantos baldones no bastaran, Convertidas en torpes pro titutas ¡La santa libertad, las leyes santas! - Perdonad, noble jóven... me estravia Mi ardiente indignacion. — Por esa dama Ningun miedo tengais. — Un largo sueño El cuerpo y el espíritu restauran.

Kram. Gracias por todo. [vuestra. Farm. Aquesta casa es

(Dándole la mano.)

Kram.; Quedad con Dios!....
Farm.; El vaya en vuestra guarda!

# 11

#### EN EL BOSQUE DE BOLONIA.

Gruner y Neumann, á caballo. — Un conde. — Un periodista.

Es el fin del invierno...; hermoso dia! La luz del sol callente, vibradora, Derrama sobre el monte y la lianura A raudales su fuerza generosa. A su fuego feraz ya alzan erguidas Los ateridos árboles sus copas, Cuya pasada desnudez revisten Miriadas de menudas, verdes hojas. Salta el alegre mirlo entre el ramage Mientras la gaya, matutina alondra, Tímida eleva el moribundo pio Al sol primaveral que la sofoca; Y bosques, y colinas y montañas Presintiendo la anual, florida pompa, Cántico dulce, inmenso, indefinible, De amor y gratitud al cielo entonan....

¿Por qué, Señor, el corazon humano Presa de las pasiones tumultuosas

No ha de gozar de la tranquila calma, De esa dicha apacible y seductora De que disfrutan en sereno dia El cielo, el mar, naturaleza toda? — La juventud.... el buitre del deseo, Con insaciable furia la devora; La edad viril.... borrasca turbulenta De encontradas pasiones, afanosas, Inquietas esperanzas, y arduas lides Por dichas y grandezas ilusorias: Y al un de tan terrificas batallas, Breves triunfos, crudisimas derrotas. La senectud.... marasmo de la vida. Edad de los recuerdos ominosa, En que lloramos ; ay! el bien pasado Entre presentes sustos y congojas. ¡ Qué manantial inmenso de suplicios, Y pesares, y trémulas zozobras, En aquellos instantes, que uno á uno Nos refleja el cristal de la memoria! — Aqui del crudo mal que ocasionamos Surge tremenda la gigante forma, Y el bien que no hicimos, al santasma En rápida cadena se eslabona: Aquí un dolor, allá un remordi**miento**, Y en todas partes intranquilas sombras De amigos y enemigos, que se cruzan Y en derredor nos cercan vagarosas....

— Del invierno es el iln : hermoso dia, Y en el ameno bosque de Bolonia, Mil jóvenes y apuestos caballeros Lentos pasean, rápidos galopan. Lejos de aquel tumulto, en una calle Solitaria y sombría, en una torda Yegua, que al viento mismo aventajara, Si la espolease el dueño que la monta, Se mira á un jóven de castaños rizos, Apostura marcial y frente heróica. Tan entregado va á sus pensamientos, Que la brida en el cuello libre flota Del fogoso animal, que se entretiene Ya en aspirar las brisas aromosas De la mañana, ya en pacer la yerba Que á trechos en el campo fresca brota; Y no ve que á su encuentro otro ginete A toda brida por la selva umbrosa Rápido se encamina, ni oye el rudo Galope del corcel, ni la voz ronca Del caballero, que asustado grita Que se aparte en la senda tortuosa. Y como el otro deshocado viene, Al sin contra el primero suerte choca; Los estribos perdiendo y silla entrambos, Y la tierra midiendo ambas personas.

Grun. ¡Por Dios Santo! Caballero...
(Levantándose furioso.)

- ¿Qué miro? - ¡ El Baron Neumann! Neum. El mismo soy, capitan....

(Limpiandose el polvo.)

Sois, á fé, mal escudero. — ¿Cómo á caballo os dormís? Grun. — A Francia os trae mi fortuna... Ocasion muy oportuna Me dá el cielo....

Neum. 1 Qué decis? Grun. Digo, que libres los dos Aqui, en terreno neutral. El odio eterno, mortal, Saciar podemos, por Dios. Neum. Pláceme mucho la idea.... Grun.; Armas.... sitio.... hora!.... Adecuado

Es el sitio, el tiempo dado, Y hay armas á la pelea.

(Montando á caballo y sacando dos pistolas de tiro.)

Grun. ¿Por qué montais? Neum. Porque quiero Batirme á caballo, es claro. Montad, pues.

Grun. Tengo un reparo. Neum. Ya os escucho, caballero. Grun. No me bato sin testigos. Neum. Si de ellos necesitais.... Pero aguardad.... ino mirais? - Alli vienen dos amigos. - Y en efecto, á toda brida Vense llegar por la senda, Dos hombres á la contienda Que ha de costar una vida. Era un conde quimerista El que apareció primero, Y el segundo caballero Un famoso periodista. Ambos para casos tales Personas muy abonadas, Que ambos son buenas espadas Y valientes y léales.

(Los caballeros saludan. — Gruner monta á caballo.)

Conde. ¿Qué es aquesto, general? Neum. Entre yo y este señor Existe há tiempo un rencor Encarnizado, mortal. - Hoy nos une aquí la suerte; Nos batimos, cosa es llana, Y Paris sabrá mañana

(Al periodista.)

Un combate y una muerte. Per. Pero.... El lance es necesario: Neum.

Acortad pues de razones E inútiles reflexiones. - Os presento á mi contrario. No conoceis, á fé mia, Hombre de mas limpio honor, Ni de ardimi nto mayor Y mas perfecta hidalguía Que el Baron Gruner.... (Este se inclina.) . Baron, El Conde Armando de Hyères : Monsieur Julio de Plombières, Publicista de opinion. Los jóvenes que os presento, Aunque alegres y aturdidos, Son en Francia conocidos Por su valor y talento.

(Ambos testigos se inclinan.)

- Hablemos del lance ahora. Mis armas desconoceis: Bueno será que tireis Con ellas un cuarto de hora Siquiera: aquí muy cercano Hay un tiro : si gustais, Mejor será que traigais.... O vos, Plombières... Me allang. Grun. No es necesario ir al tiro. Neum. ¿ Por que?

Mi provocacion, Grun.

General, de corazon Y sin esfuerzo retiro. Cond. ¡Bravo, Baron!

¡ Admirable! Neum. Estimo vurstra nobleza;

Pero, hablando con franqueza, El duelo es inevitable.

Grun. Pues yo no lo entiendo así. Cond. ¡Eso es hablar como un hombre! Neum. — Aun no sabels, no os asombre,

Cuánto un tiempo os ofendí. Gren. Pero....

Dejadme acabar: Neum.

Lidiar con vos apetezco, Baron, porque es aborrezco, Aunque, justo, os sé apreciar. Grun. Sea, pues, como gusteis.

Neum. Dictad vos las condiciones.... Grun. No debo, por mil razones.

Neum. Os ruego que lo arregleis.

(Al Conde y Plombières.)

(El Conde y Plombières se separan un poco y conferencian algunos instantes. — Luego se reunen d los dos adversarios.)

Conde. A caballo: á ochenta pasos:

(Con voz triste y sonora.)

A la señal convenida,
Marchareis á media brida
Como se usa en tales casos.
Tirareis siempre de frente
Y á galope, en la primera
O en la segunda carrera;
Pero habiendo mas de veinte
Pasos, entre ambos: es justo
Que solo una vez tireis...

ue solo una vez tireis... [reis? Neum. (A Gruner.) ¿Observar algo que-Grun. A lo que digais me ajusto.

Neum. Pues bien : las armas cargad.

- ¿Aceptais como testigo

Al Conde?

Grun. Si

Conde. Yo me obligo A serviros con lealtad.

(Gruner se inclina. — Los padrinos se retiran un poco para cargar las armas, mientras que Neumann, sacando su cartera, escribe algunas líneas en un papel que se guarda en el bolsillo. — Los padrinos entregan las armas á sus respectivas partes.)

Cond. Lo pactado no olvideis. Neum. Basta.

(Miden el terreno.)

Plom. (A Neumann.) Amigo, vos aquí. Conde. (A Gruner.) Apenas da el soi, y así, Igual carrera teneis.

(El Conde y Plombières andan cuarenta pasos, viniéndose à encontrar en mitad de la carrera. Colócase entonces cada cual à la derecha de su parte, y dan tres palmadas. — Parten los combatientes. El general dispara à treinta pasos y hiere à Gruner en el brazo de la pistola. — Este dispara en seguida.)

Plom.; Socorramos al Baron!

(El Conde y él se dirigen à Gruner; pero este continua hácia Neumann.)

Grun. (Al pasar.); Socorred al general!

El Conde y Plombières lo siguen. Gruner echa pié à tierra, y abre los brazos al general, que pálido é inmóvil como una estatua se le sonrie.)

Grun. ¿En el pecho?

Neum.

Sí... mortal...

Ya apenas juega el pulmon.

(Dejándose caer en los brazos de Gruner, quien lo deposita en el césped, con la cabeza apoyada en su pecho.) Grun.; Señores... presto... corred
Por un doctor... un carruage!

Neum. Escusado es ese viaje...
Mi postrer voto entended. (A Gruner.)

(Los testigos se separan un poco, y descubiertos esperan.)

Perdonad á un enemigo Que tanto daño os causó; Mas que siempre os admiró Y al morir os llama amigo.

(Gruner, llorando, lo estrecha contra su corazon.)

Neum. Aquí, en aqueste bolsillo Cuatro iíneas ha'lareis:
Por ellas, Baron, vereis
Que os engañé: no me humillo Al pedir vuestro perdon...
Reconozco mi pecado...
Nací bueno... fuí estravaido
Por la mala educacion...
Mas por instantes me muero...
— Señores...

(Los testigos se acercan .)

Dios me es testigo De que os dejo un fiel amigo En tan noble caballero. Adios, señores.

(Tendiéndoles la mano.)

Velada

La luz... hermosa... del dia...

— ¡Gran Dios!.. ¡Perdon!.. ¿ qué armonía?..

(Incorporándose y abruzando estrechamente á Gruner.)

¡Hasta luego, camarada!

(Espera.)

#### CUADRO CUARTO.

MEDITACION.

Gruner.

(Paseándose por los Campos Eliseos.)

¡Noche callada, limpida, serena, Cuán bella pasas á mis tristes ojos! Mécese en el cenit la luna llena, Y dorados manojos De estrellas rutilantes en su lento Gracioso movimiento Por la bóveda azul, blando rocio De lux desparcen sobre tierra y mares, Los límites salvando, seculares, Del nunca hollado campo del vacío.

¡Cuántos sucesos ¡ay! cuántas edades, Cuántos claros renombres, Virtudes y maldades, Y generosos y mezquinos hombres Vuestros rayos castísimos miraron, Que efimeros pasaron, Y á sumirse volvieron En el golfo sin fin de que salieron!

- Edades mil y mil generaciones Contemplareis aun; altas virtudes, Torpes vicios, volcánicas pasiones, Flacos y levantados corazones... ¡Mas será vuestra luz la luz eterna? ¿O bien en la superna Region, donde os contemplo suspendidas, Se apagarán tambien vuestros fulgores, En los propios ardores Como los otros fuegos consumidas? Escrito está, que un dia, Atravesando la region vacía Con indecible pompa De miedo y de terror y de amargura, En la tiniebla oscura Se oirá de un ángel la estridente trompa: Alta de Dios la omnipotente mano Secará el occéano; Y llena hasta los bordes la medida De cuanto á la existencia sué creado, A átomos impalpables reducida Esta masa de fango ensangrentado Que tierra se llamó, caerá perdida De la nada al abismo ilimitado.

Mas del libro en las páginas eternas
Leo tambien que vuestros dulces ojos
Se apagarán: — la mano creadora,
Del tiempo al resonar la última hora,
Cerrará vuestros párpados amante:
Cual cierra palpitante
De piadosa emocion, el triste anciano
Con temblorosa mano,
Los ojos de la vírgen, sorprendida
Por la feroz guadaña de la muerte,
En medio del tumulto de la vida.

La crêncion entera, estremecida A la voz de Jehová, mas alta y fuerte Que el tremendo rugido Que lanza el ancho mar embravecido Só el rudo azote de huracan violento; Dei alto firmamento, Poblando los abismos insondables De la ignorada inmensidad, vacía, Oirá tronar en notas espantables Que al fin llegó su postrimero dia!

Como en vano los ojos, tras la huella Ansiosos vagan de perdida estrella, Rápida exhalacion, hija del rayo, En tibia noche del florido mayo; Como en vano se ofuscan Cuando afanosos buscan La levisima gota desprendida De una trémula mano En el vasto raudal del occeáno: Colmada la medida De los tiempos del mundo, el tiempo mismo Se hundirá en el abismo De la honda eternidad, madre terrible Que el límite al pisar del crudo plazo, Ahogará á su hijo en un abrazo, Dándole en sus entrañas tumba horrible!

— ¡ De todo lo creado
No quedará ni sombra ni memoria!
¡ De tanto padecer, de tanta gloria,
De tanto mal temido ó bien ansiado,
Ni un eco repetido
Ha de quedar, ni un lúgubre gemido!

¿Cómo puede, Señor, el débil hombre Al pensar de esos soles en la muerte, Necio, llamarse fuerte, Soñar, impio, eternizar su nombre? ¿Cómo en su corazon, lodo mezquino, Rencores amasar, sentir pesares, Divinizar efimeros amores, Aherrojar á sus plantas el destino?

- Millares de millares De siglos pasarán, los resplandores Antes que apagues Tú, de esas lumbreras Que son en las esferas De tu gloria elocuentes narradores: Y sigios mil antes del sumo dia, Esta generacion que alienta ahora Y se agita y combate en lucha impia, Sobre este espacio oscuro, limitado, De lágrimas y crimenes forjado, Verá llegar su postrimera hora. Y empero, ciega, estúpida, opresora Pugna por alcanzar en la ardua liza El premio del valor ó el del talento... - ; Ceguera miserable! ¡Tan infando rencor, tal ardimiento, Por lo que es vil ceniza, Vanidad, ilusion, polvo impalpable!

¡Cuántos nombres ilustres, afamados, Y ánimos levantados, Generosas pasiones, Viles, desenfrenadas ambiciones, Rodarán confundidas, Indistintas moléculas, perdidas En la vasta grandeza De la madre comun naturaleza!

— ¡Claros soles, inmensos reverberos,
Un dia morireis!... ¡Y los humanos,
Criaturas fugaces de un minuto,
Se persiguen arteros
Como hambrientos milanos,
Recogiendo en sus odios carniceros
Llanto por galardon, sangre por fruto!

¡Señor! ¡Señor! — Cuando afligido pienso, Cuando en callada soledad medito, Lo que suma el mortal mas encumbrado Ante la inmensidad de lo cre:do, Me humillo á tu poder sumo, infinito. — Atomo imperceptible en el inmenso Piélago de los seres — ¿qué es el hombre? — ¡Cuándo mas un sonido, un soplo, un [nombre!

# CUADRO QUINTO.

POR LA NOCHE.

EN CASA DE JULIETA.

Gabinete amueblado al gusto oriental. — Julieta reclinada en un divan, medita.

I

JULIETA, rola.

Voz del corazon.

Me ama, estoy segura, Como yo le amo á él...

Voz del entendimiento.

Mas le atormenta

Con su horrible tortura,
Duda cruel, encarnizada, lenta.
Me juzga ¡ay me infelice! mancillada
Por mi propio querer, y no me es dable
Sacarle de su error!... Y aunque lo fuera,
Una muger por otro deshonrada,
Ayer, vil pordiosera,
Hoy rica, mas oscura aventurera,
Indigna es siempre de él, si no culpable.

Corazon.

Mas, pura y sin mancilla
No eres ante ti propia, por ventura?
¿No es grande tu hermosura?
¿En tu mente no brilla
Poderosa la llama del talento?
¿El usado ardimiento
Cedió en tu corazon? — De tu carrera
El fin será feliz...; Espera! ¡Espera!

# Entendimiento.

En quién has de esperar? — ¿Tuviste acaso En toda tu existencia un solo dia De completa alegría? ¡Cuánto rudo fracaso, Cuánta lenta agonía Lloraste, de placer por un instante! El pecho palpitante De grato amor, do quier sembró virtudes, Y á tantos beneficios En premio, y tan heróicos sacrificios, ¿Qué fruto recogiste?... ¡Ingratitudes!

#### Corazon.

Ingratos y perversos en el mundo
Son cosa harto comun; cosa harto rara
La amistad verdadera,
Casi prodigio el verdadero amor...
— Empero, en el profundo
Misterio de tu vida, pura, clara,
Una amistad síncera,
Bálsamo fué á tu hastío y tu dolor.
¿Y ese prodigio raro,
Ese amor celestial, no lo encontraste?
¿Ingrata ya, olvidaste
Al que te dió su generoso amparo?
Te adora el capitan... ¡ está segura!

# Entendimiento.

No creas en su amor... fuera locura.
Y aunque ciego te amara,
Y un punto tus desdichas olvidara,
Poseyéndote ya, recordaria
Los sucesos pasados,
Y entrambos desdichados
Una vida viviérais de agonia.
— Debes morir. — A ti ya no hay placeres.

Criada. Señora. (Entrando.)

Jul. ¿Qué me quieres? [dos.

Criada. Ya están en el salon los convida-

11

Salon brillantemente iluminado.—En el centro una mesa servida con magnificencia. — Julieta ocupa la cabecera. — Gruner i su derecha. Maria i su izquierda. — Kramer al lado de Maria. — Los demas convidados, cada cual al lado de la muger que le interesa.

Jul. Muy bienvenidos, señores. — Estás muy seria, María...

(A María, besándola, mientras mira de soslayo á Gruner.)

Mar. Yo no...

Jul. ¡Viva la alegría!

Kram. Sí... sí. ¡Olvido á los dolores!

Duque. ¡Qué celebra hoy la cantante

(Al oido de una actriz del teatro de Variedades, que está á su lado.)

Que tan dichosa se muestra?

— ¿Di, Fanny... el que está á su diestra
Es acaso un nuevo amante?

Fan. ¿Lo habeis sido vos? — ¿Callais?

— Decidme, por vuestro honor:

Obtuvisteis su favor?

Callando lo confirmais.
 Duque. Callé, Fanny, avergonzado
 De mi anterior cobardía:

En mi amorosa porsia Por ella sui rechazado,

Y aunque nunca osé atrevido Jactarme de su favor,

No tuve el noble valor De consesarme vencido.

Fan. Por eso, en la larga cuenta De amantes afortunados, Por la envidia numerados, Figurais...

Duque. Y me atormenta Por ello, aunque acaso tarde, La voz de mi corazon; Mas yo lavaré el borron De mi conducta cobarde.

(Carlota, actriz del teutro de Variedades, habla al oido de Plombières.)

Carl. ¿Ese bizarro aleman
Es ahora el preferido?

Plom. No lo sé: jamás he sido
De esa hermosura galan.

Carl. Empero .. su admirador...

Plom. Siempre lo fuí del talento.

Carl. Lo decis...

Plom. Como lo siento.

Carl. ¿Y al tudesco triunfador

Tambien admirats?

Plom. Tambien.

Carl. Sois...

Plom. Justo.

Carl. Y nada żeloso.

Plom. Insistis? (Incomodado.)

Carl. Estais chistoso...

La cólera os sienta bien.

Plom. A ella como al capitan

Amo y respeto...

Jul. ¿No quieres? (A María.)

Mar. Bien está...

Jul. Amigo Plombières,

Trinchadnos ese faisan.

Plom. Con sumo gusto.

Jul. Señores...

Por favor, las copas llenas. —

¡Al olvido de las penas! (Brindando.)

Carl. ¡Al triunfo de sus amores!

(Al oido del Duque. — Todos beben escepto Gruner.)

Jul. (A Grun) No habeis hecho la razon...

Grun. Es grave descortesía;

Mas no dice la voz mia

Lo que niega el corazon.

Jul. Por demás oscuro estais...

Os ruego que me espliqueis...

Grun. Presto quizás lo sabreis:

Hasta entonces no insistais.

Jul. No insisto. — Despues espero

A solas un punto hablaros...

Cuando...

Grun. Bien: — vendré á buscaros.

Jul. Os aguardo, caballero.

Pero estais mudos... (A los convidados.)

Duque. ¡Por Cristo!

Tiene Julieta razon. —

Cantadnos una cancion... (A Fanny.)

Todos. ¡Si! ¡Si!...

Fan. A tantos no resisto.

(Canta.)

Cuando desgarran los males Lentamente el corazon, Y perturban la razon De los míseros mortales, Ociosos son los cordiales Del consejo y reflexion. Pero el vino Es un bálsamo divino.

Coro.

Pero el vino, etc.

Fanny.

Corriendo en pos de la gloria

Va un afamado poeta; Una página completa Quiere escribir en la historia Un general: — la victoria Burla á entrambos, que es coqueta... Pero el vino Es un bálsamo divino.

Coro.

Pero el vino, etc.

Fanny.

Engañoso es el placer, Humo el halago de amor, Farsa en el hombre el valor, La ternura en la muger Tambien farsa: — el padecer Solo es cierto del dolor! Dios, empero, nos dió el vino Como bálsamo divino.

Coro.

Dios empero, etc.

Duque. ¡Bravo á la hermosa sirena! Todos. ¡Bravo! ¡Bravo!... Fan. Gracias mil.

(Inclinándose.)

Plom. Lunes primero de abril.

(Sacando su reloj y levantándose.)

Jul. ¡La postrera copa llena! Todos. Bien.

Jul. De sincera amistad En pura y sencilla muestra, Brindo por la dicha vuestra! Tod. A vuestra felicidad. Fan. Julia, adios. — ¿Y mi perrito?

(Al Duque.)

Duque. Aquí está: ya aguarda el coche. Carl. (A Plom.) ¿Os venís, caballerito? Plom. Allá voy. — Muy buena noche.

(A Julieta. — Julieta abraza d María y dá In mano d Kramer. - Gruner sale con ellos.)

# III

## EN EL GABINETE.

JULIETA, GRUNER. — (Al lado de una otomana en que están sentados, un velador con un vaso de agna casi lleno.)

#### JULIETA, GRUNER.

Jul. 1 Por donde comenzar? - Timido el **∏abio** 

# (Pensando.)

No acierta á producir ni un solo acento... ¡Funesta indecision!... Grun. Mortal agravio.

(Pensando.)

O torpe fingimiento Juzgará mi reserva en tal momento. Jul. ¡Tus ardientes latidos Deten, o corazon; deja á la boca Que formule sonidos Siquiera entre tristisimos gemidos! Grun. La agitacion interna me sofoca, No puedo respirar!...

Jul. Me prometisteis

(Venciendose.)

Las secretas razones revelarme... Grun. Queríais vos hablarme... A eso vine...

Jul. ¿Tan solo á eso vinisteis? Grun. ¿ No sué lo que pedisteis? Jul. Cierto. Ahora bien : un punto dis-Con franqueza total... curramos Grun. Es mi deseo. Jul. Ha tiempo, capitan...

(Ruborizándose.)

Grun. Jul.

¿Que...

Nos amamos.

(Con esfuerzo.)

Grun. 1Y bien?...

Jul. Dejadme hablar.... Grun. Pero... no veo...

Jul. Discurriendo quizá nos entendamos. Vos me tendísteis una mano amiga Con hidalga bravura,

En mi honda soledad y desventura: Juzgásteis luego infame á la mendiga, Y rubor os causó vuestra ternura.

Grun. Señora...

Es la verdad: triunfando empero, La generosa condicion, un dia Que visteis que á sus males sucumbia, Hidalgo caballero,

A su amparo acudisteis el primero. Acaso ardia aún la noble llama En vuestra alma de amor, mas en tormento Trocada, siero, insoportable, lento!

Grun. El fuego que me inflama...

Jul. Es lo que os dije ahora; nunca Vive aun el amor, la confianza [miento. Ha tiempo que acabó: - La suerte impia, Por culpa que no es mia, Me hizo indigna de vos: ni en lontananza Puedo al alma fingir una esperanza.

(Gruner, indeciso, calla.)

Jul. (¡Acabe, en fin, tan bárbara agonía!) Tengo sed... Capitan, dadme ese vaso.

Gruner se lo dá. Juliela saca con disimulo el frasquillo que le dió el farmacéutico, y lo vierte en el agua. — En seguida bebe mas de la mitad.)

Jul. Ahora que repaso
En calma fria mi pasada historia,
Os juro, capitan, que amé la gloria
Solo por vos... por vos...
Gran. (¡Descolorida

# (Sobresaltado.)

Como el mármol está!)

Jul. Tierna memoria Guardad de la postrera despedida De aquella que os amó mas que á su vida. Grun. 1 Qué decis?

Jul. Que en mi seno Ejerce ya su furia despiadada Un agudo veneno.

Grun. ¿Qué hiciste, desdichada? [sible. Jul. Vivir sin vuestro amor era impo-Grun. ¡ No... no... no morirás!

Uamando con violencia. El cordon de la campanilla se rompe.)

Antes previlo todo... al llamamiento, Ninguno acudirá... Tened la mano. Gran. ¡ Agonía terrible!

(Queriendo lanzarse fuera.)

Jul.; Por piedad, no os vayais! Solo un Me queda... [momento Grun. ; Há de morir, Dios Soberano?

(Volviendo hácia ella.)

¡Crüel, muger crüel! ¿ No sospechabas Al conspirar asi contra tu vida, Que contigo á la tumba me arrastrabas? — ¡Estrella bendecida!

(Reparando en el vaso y tomándolo.)

Aun bay...

Jul. ¡Cielos! ¿ qué haceis?

(Queriendo arrobatarle el vaso.)

Grun. Morir contigo.

(Bebiendo hasta la última gota.)

Jul. ¡Oh Cárlos... Cárlos! ¡ Dios del fir-[mamento!

(Cayendo de muevo en la otomana.)

Aún este horrible, roedor tormento
A mi fiera agonía reservabas?
Por qué crimen padezco tal castigo?
Oh Cárlos! Por piedad de mi te aleja!
Vete!... Isal!... Aun salvarte por ventura
Podrás... (Se arrodilla.)
Señor! Señor!—De mi amargura
Dúelase tu piedad!... Oye mi queja!
Salva, Señor, su vida,
Por la casta matrona, dolorida,

Abrazada á tu cruz en el calvario!
Grun. ¡Cálmate, dueño mio,

(Levantándola.)

Que enterneció á aquel pueble sanguinario

Modera aquese histérico estravio, Y unamos nuestro esfuerzo en tal instante! Jul.; Ay Cárlos! ¡tengo frio!

(Dejándose caer en la otomana.)

Grun. Ven, Julieta, á los brazos de tu [amante.

Duérmete en mi regazo blandamente... Luego despertarás, pura, radiante, En ei seno del padre Omnipotente!

(Julieta se reclina sobre el pecho de Gruner.—Este la estrecha contra su corazon.)

Grun. ¡Qué fria está! ¡Julieta!

Jul. ¡Cárlos mio!

Me llamabas?

Grun. 1 Padeces?

Jul. No...

Grun.

Por mis venas correr, frígido, lento,
El soplo de la muerte... Mas que escucho?
Pasos distintos son... Acaso lucho
Con el delirio ya?... se acercan...; Cielos!

—Tarde vienen socorros ó consuelos...
Apenas late el corazon...)

Jul. Te adoro...

(Con voz espirante.)

Cárlos... abrázame...

(En este instante dbrese la puerta y entra Kramer. — Julieta abre los ojos.)

Grun. ¡Kramer! ¡amigo!
¡Sálvala por piedad!—Tu ayuda imploro!
¡Va á morir!—¿Mas qué veo?—; No me
Y en la tremenda lucha, [escucha,
La sonrisa glacial de un enemigo
Sus labios entreabrió!—; Maldi...

Kram. Detente...

(Acercándose cariñoso.)

Un narcótico simple...

Grun.

¡ Dios clemente!

Kram. Ambos despertareis al nuevo dia. Jul. ¡Cár... los mi... o te a... do... rol... (Espirante.)

Grun.

¡Esposa mia!

(Julieta cierra los ojos y cae aletargada.

— Gruner, despues de desesperados esfuerzos, se rinde al fin á la violencia del narcótico. — Kramer los coloca en la otomana lo mas cómodamente posible, y abrigándolos con la capa de Gruner, sale en puntillas cerrando la puerta.)

# CONCLUSION.

Pura, limpia, serena, perfumada, Brilla en Oriente la rosada aurora Del sol vivificante precursora.

Al suave calor naturaleza Se sonrie, de gozo estremecida, Y u ana de su pompa y su belleza Bebe a mares el fuego de la vida.

Abre la flor su cáliz coronado De briliante diadema de rocio, Y en los aires su olor embalsamado Desparce, y sobre el césped mustio y frio Un menudo aguacero aljofarado.

Blandamente los árboles menean Sus ramas ya de verde revestidas, Y las menudas hojas juguetean Al sol primaveral reciennacidas; Mientras las leves lianas serpentean Al tronco rudo con amor asidas.

De rama en rama alegres van saltando Los canoros, pintados jilguerillos, Mientra en el césped húmedo triscando Resbalan los inquietos cabritillos: Grato frescor á la campiña dando Alientan los alados cefirillos, Las flores en su vuelo acariciando.

Y entona el ruiseñor en la enramada El himno matinal con dulce acento, Y la tórtola arrulla enamorada Su monótono canto, triste y lento: Se escucha ya en la rústica majada El usado tumulto y movimiento, Y aún la altiva ciudad yace adormida En el sueño, letargo de la vida.

Mas de una casa que un jardin rodea Se entreabre á deshora una ventana, Y al alentar el aura juguetea
Con la verde, levísima persiana:
Descórrese por fin: — la faz febea
Entrambos, virginal, fresca, lozana,
Dos jóvenes se asoman juntamente
A respirar el matutino ambiente.

Ambos de acabadisima hermosura Si bien en sexo y en edad distintos, Respiran con deleite el aura pura Perfumada de violas y jacintos: Ambos los rostros ceiestial dulzura Rebosan, del color entrambos tintos De la púdica reina de las flores, Color que nunca vive entre dolores.

De ambos los brazos los nevados cuellos Oprimen con suavisima terneza, Se rozan y confunden sus cabellos De igual brillo y color, é igual riqueza: Mas ya del sol los fúlgidos destellos No pueden soportar, y con presteza Descienden al jardin ambos amantes En abrazo de amor como denantes.

Y con delicia aspiran los olores
Del pensil, en sus bóvedas sombrías,
Escuchando los múltiples rumores,
Las vagas, misteriosas armonías
Que en la blanda estacion de los amores,
Al empezar de los serenos dias,
Exhalan en dulcisimos acentos
Al supremo Hacedor los elementos.

Y de pronto en ambos brilla Simpática inspiracion, Y doblada la rodilla Alzan ferviente oracion.

Ella por él ora al cielo, El por ella al cielo implora; Lianto de amor ella llora, Y el llanto de él baña el suelo.

Y se levantan unidos, Y cuentan males pasados, Mil veces ya comenzados Y otras mil interrumpidos:

Y repiten juramentos Con santa fé y puro ardor, Y largos siglos de amor Viven en cortos momentos.

Y se abrazan y se miran, Y de su dicha se espantan, Y hablan y rien y cantan Y sollozan y suspiran.

— ¡ O púdico amor primero Del mismo Dios emanado, Como el cielo inmaculado, Como la fé verdadero!

Como tu padre fecundo Y generoso y divino:

¡Cuán feliz aquel mortal A quien abrasa tu fuego! ¡Cuán miserable el que ciego No ve tu luz celestial! Así van los dos amantes
 Entre célicas delicias,
 Haciéndose mil caricias;
 Y los ecos circunstantes,
 Envidiando aquel tesoro
 De casta felicidad,

A porfía
Compitiendo,
Van diciendo:
¡Alma mia,
Yo te adoro!
Con armónica unidad.

Y la jóven hechicera Y su amante, hermoso guia, Huyendo al calor del dia Atraviesan la pradera.

El uno del otro en pos Marchan con paso gentil, Y... se perdieron los dos En las sombras del pensil...

Carta de Julieta al anciano cura.

Lunes, 1° de abril.

Padre mio : ¡creo en Dios!



# EL PROSCRIPTO

# EPISODIOS DE LA TRAGICOMEDIA DEL SIGLO XIX.

-----

De la montaña desciende
El rio precipitado,
Párase un poco en el prado
Y empieza á serpentéar:
Pero ; ay triste!; qué pretende,
Un paso y otro torcido,
Si para el mar es nacido,
Y ha de morir en el mar?

D. J. Manuel de Arjons, penitenciario de Górdoba.



**A** .....

Una página en blanco es cada historia A los ojos del mundo indiferente; — — ¡Pueda á tu corazon ser la presente, De un amigo infeliz dulce memoria i

# AL QUE LEYERE.

Heme propuesto, amigo lector, escribir una serie de poemas que, tendiendo todos al mismo fin, formen, al modo de los eslabones de una cadena, y segun mis cortas fuerzas alcanzaren, si no el complemento rico de belleza y conviccion, el feto, siquiera informe, de la grande epopeya humanitaria que las orgullosas miserias de nuestro siglo, descreido y egoista, imperiosamente reclaman.

El Proscripto, que ahora te presento, es el tercer eslabon de aquella cadena que empecé con los otros dos que acaso te sean desconocidos: Delirium y La Segunda Vida.

El pensamiento civilizador, que atraviesa como una línea tangible y de un polo al otro dichas obras, es el mismo en el fondo, siquiera distinto en los medios: — el pensamiento moral del Evangelio — la redencion por el amor.

¡Amor! pasion sublime, de la cual emanan todas las que ensanchan, elevan y divinizan el corazon, desde la blanda y fácil piedad hasta el dificil y encumbrado heroismo; así como del contrapuesto polo, la indiferencia, nacen todos los que le esterilizan y depravan, desde el egoismo pasivo hasta la mas execrable perversidad. — Pero esto no es de aquí.

Acaso no falten críticos escrupulosos que me acusen de monotonía; pero, dejando aparte que yo para tí, y no para ellos, escribo: ¿no es por ventura la misma nuestra humana miseria, cualesquiera que sean las fases esteriores de que se revista? — ¿No es siempre y esclusivamente el amor la suprema palanca de redencion de que se sirve la divina Providencia para la ejecucion de sus altos fines?

Digan pues lo que quieran esos estériles predicadores de miserables fórmulas de escuela sobre mis débiles trabajos; ensañense sobre la corteza
caduca, sobre la carne mortal, por decirlo así, de mis obras. El fondo es
imperecedero, porque su orígen es aquel manantial supremo y eterno;

aquella infinita unidad de amor y salvacion que nos revela el sentimiento. La admiracion por lo bello y lo justo es intuitiva en el corazon humano:

— no está sujeta, ni sujetarse puede, á reglas de escuela, emanaciones mezquinas de un gusto transitorio. Nada puede con el espíritu inmortal el escalpelo del anatómico, al reducir á átomos impalpables el informe monton de materia inmémore, que algunos momentos antes era capaz de sentir y comunicar en torno suyo la estraña y comprensiva síntesis de la vida humana: — ¡AMAR y PADECER!...

Presto te ofreceré otro, y aun otros eslabones ó capítulos de esta obra mia, que, si no me engaño mucho, será la mas importante de mi vida literaria. Y si hasta ahora te fueren simpáticos mis esfuerzos, ruega á Aquel de quien dimanan la Fé, la Esperanza y el Amor, que me sostenga en este combatido palenque de mi vida; que, segun me siento de cansado y afligido, creo que sin su auxilio soberano habré de arrojar la espada, y abandonarme inerme y solo á los furores de mi contraria fortuna.

De esta tu casa, á 1º de julio de 1852.

J. Heriberto García de Quevedo.

# INTRODUCCION.

Parve (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem ¡Hei mihi! quò domino non licet ire tuo. Ovmo, Elegia 1º de los Tristes.

I

A vosotros, los de alma generosa,
Sensible temple y corazon altivo;
Vuestra sola es mi lira dolorosa,
A vosotros no mas, confiado escribo:
Si acaso entre la turba bulliciosa
Me arroja en su furor el hado esquivo,
Hállome como náufrago viajero
En la playa que nunca vió primero.

#### H

Nacido para amar, entré en la vida
Con un alma de fuego, apasionada...
¡Ay me! ¡Cuánta ilusion lloré perdida!
¡Cuánta dicha creí, que fué soñada!
¡Cuántas veces, só túnica florida
De virginal amor, hallé la helada
Alma del egoismo aciaga y dura,
Riendo de mi cándida ternura!

# HI

El valor, la hidalguía y el talento lotes funestas son de adverso hado; La ciencia de vivir es fingimiento, y el que finge mejor el mas preciado: Cuánto estúpido oí llamar portento l'Cuánto mandria pasar por alentado! y cuánta vergonzosa medianía llegar á la mas alta nombradía!

# IV

I necio mas ramplon llámase sabio, si entiende de adular el arte odioso, y maldiciente el noble y sirme labio que la verdad pronuncia valeroso; y caja cual rebélase al agravio, y al sincero apellidan envidioso, y vanidad la varonil franqueza, y soberbia indomable la entereza.

#### V

Modestia, la cobarde hipocresia,
Ardimiento á lo que es fanfarronada,
A la suma bajeza, cortesia,
Prudencia á la avaricia mas taimada;
Y padron de inmortal filosofía,
Heróico corazon y alma elevada,
A aquel que ve la desventura agena
Secos los ojos y la faz serena!

# VI

Y flaco es y cobarde el noble pecho Que la ofensa, magnánimo, perdona; Que el vil nunca se encuentra satisfecho Si al vencido no pisa y desmorona; Y mirando á través del prisma estrecho De sus mezquinas almas, la corona De vencedor jamás el bueno alcanza, Sino el que astuto tuerce la balanza.

# VII

Y triunfa siempre el interés bastardo
Sobre la santa ley de la justicia,
Y gritan: «¡Al ladron!» si algun gallardo
Triunfa al sin por arrojo ó por pericia;
Y si acaso sufrió breve retardo
Su insaciable ambicion ó su codicia,
Claman desaforados al despojo,
Y nunca amengua su bastardo enojo!

# VIII

— ¡ Siglo décimonono, siglo impio, Gigantesco á la vez y limitado; Do el cuerpo alcanza inmenso poderío, Y el alma yace en infelice estado: Henchido de ambicion, de fé vacío, Jamás en otro alguno el cielo airado Vió mayor impiedad ni mas altares!

— ¡ Siglo de anomalias singulares!

# IX

Siglo de empedernidos mercaderes, De amor, fé y religion profanadores, Do la gloria, el honor y los placeres Se dan á los mas ricos compradores; Do venden sus caricias las mugeres, Do alquilan sus conciencias los doctores, Do reyes, pueblos, son siervos del agio; Que á todos llega el mercantil contagio.

#### X

Siglo mas que los otros ilustrado,
Cuya ciencia rayando va en locura;
Que á mitad de su curso ha devorado
Mas que otros diez; — y de la edad futura
Suma leccion, corriendo desbocado,
Consigo arrastra en su corriente impura,
Santas costumbres, venerandas leyes,
Tribunos y pontífices y reyes.

# XI

En tu asqueroso fango confundidos
Con la ciega, ignorante muchedumbre,
Predican mil apóstoles fingidos,
En són de libertad, vil servidumbre;
Mas ¿qué valen estériles gemidos,
Si del vicio la hedionda podredumbre,
En falsa luz bañada la faz rea,
El universo manda y señorea?

#### XII

— Tal vez parezca exagerado y duro El cuadro que, leal, traza mi pluma, Aunque del torpe error y el vicio impuro Difícil es exagerar la suma; Empero anda con paso mal seguro El que su propio desaliento abruma, Y fácil es que su flaqueza añada Al cansancio y azar de la jornada.

#### XIII

¡Cuán llano es, o lector, ser compasivo, Benévolo, indulgente y generoso, Al que contempla de lugar altivo Este cáos mortal, vertiginoso l Mas yo, infeliz, que agonizando vivo, Náufrago en medio al piélago sañoso, Mi alma tal vez, y á su pesar, respira Las tempestades roncas de la ira.

#### XIV

De violentas pasiones conturbado
El ánimo, lector, es casi cierto
Que el juez mas imparcial, recto, ilustrado,
No pudiera juzgar con firme acierto:
Aunque tengo lo dicho por probado,
Déjote el sentenciar; y pues advierto
Que acaso sobre ya dedicatoria,
Voy á empezar la prometida historia.

# **EL PROSCRIPTO**

# EPISODIOS DE LA TRAGICOMEDIA DEL SIGLO XIX.

# PRÓLOGO.

Sala de una casa particular alhajada modestamente. — Una puerta al fondo. — A la derecha puertas que dan á lo interior de la casa. — A la izquierda ventanas que dan á la calle. — En el centro una mesa con recado de escribir, libros, etc., etc. — Adela borda en un bastidor, terca de una de las ventanas. — Alfredo, sentado á sus piés, hojea un libro de filosofía.

## ESCENA PRIMERA.

ALFREDO, ADELA.

Alf. En todos estos libros celebrados Domina el torpe error: — hablan del alma Como de una ecuación: — el leve instinto De la razon humana, se oscurece, Y duda y se confunde en las tinieblas Del secreto que Dios tan solo pudo Descifrar plenamente. — El escalpelo Del hábil anatómico, divide Los tejidos, las fibras, las entrañas De un cadáver : — estudios de la muerte Que jamás llevarán al juicio humano A adivinar la esencia de la vida. - ¡Y hablan estos úlósofos del alma! — Con cálculos y símiles groseros Amontonan ridículas teorías, Y con palabras bárbaras se esfuerzan En ocultar su estúpida ignorancia. - Creo en Dios, amo á Dios, porque lo siento. Creo el alma inmortal, porque el divino Ser que cree dentro á mi y espera y ama, No puede perecer: — sus atributos No son de la materia, y el sepulcro Reclama solo inmémores cenizas. - Quien no siente, no cree..... Ad,

## (Mirando á la calle.)

Lleva el conde aleman!!..

Y con su fria, Alf. Calculadora ciencia, hacen tratados [mero Del alma... aún mas... de Dios!—El que pri-Se lanzó á empresa tal y osó dar nombre A su intento sacrílego, un demente Debió ser ó un hipócrita malvado! — ¡Cuán vana eres, profunda teología! — ¿Qué alcanza nuestro torpe entendimiento De aquel oculto Sér, inesplicable, Suma unidad de amor, fecunda causa De este vasto universo! — Atomo leve Cuanto contempian los humanos ojos Es de su créacion; — y el vil insecto A quien su propio sér es un enigma; Cuya razon á analizar no basta De un grano microscópico de arena La formacion sencilla, osado escribe De la ciencia de Dios! — ¡ Y á dar se atreve Definiciones de Él! — ¡Cuando no sabe Ni discurrir...

Ad. Espléndido es el coche Que lleva Carolina: — Generoso Cuanto rico es el Duque. — ¡ Alfredo!...

Alf. Sobre

Los mil arcanos de su propia vida!

Ad. — Pues señor, está visto, ni aun me

escucha. —
¡ Hay nada mas estúpido que un sabio! —
¡ Alfredo! Alfredo!

# (Bostezando.)

Alf. ¿Qué quieres, Bien mio? — Responde...

Ad. Nada.

¡Qué gran caballo Soy la mas afortuna la

Entre todas las mugeres.

Alf. Lo dices hoy con un tono...

(Cerrando el libro.)

Ad. Con el tono que es debido.

Alf. Déjasme, á fé, confundido...

Ad. De franca y veraz blasono. ¡No hay, por Dios, casi dos años Que te recibiste?

Alf. Cierto.

Ad. Al mismo tiempo que Alberto...

Alf. Es verdad.

Ad. Con tus estraños

Escrúpulos, siempre pobre Serás, mientras él en alta...

Alf. A mí nada me hace falta.

Ad. Mi amor acaso te sobre.

Alf. Hay tamaña ingratitud En tus palabras, bien mío... Me asombra hoy ese desvío.

Ad. Yá mí tu austera virtud.

Alf. Adela, cuando á tus piés
Te declaré mi pasion,
Te hablé de mi condicion,
Que era entonces la que hoy es.
No te oculté mi pobreza
Ni mi dudosa esperanza;
Que no siempre á unir se alcanza
La virtud con la riqueza.
Tú me amaste tal cual soy,
Yo te amo siempre lēal...
Dime qué genio fatal
Te inspira esas quejas hoy.

Ad. La razon: — si la fortuna Te ofrece mil ocasiones...

Alf. Tiene altas obligaciones Quien nació en hidalga cuna.

Ad. Nunca podrás convencerme. Alberto es feliz, temido,

Alf. Alberto se ha vendido,
Y yo no quiero venderme.
Prestero la oscuridad,
La miseria, si es forzoso,
A ese fausto vergonzoso,
Fruto vil de la maldad.
Pero es contlenda importuna...
Adios, hien mio; hasta luego.

Ad. Adios.

Rico...

(Dándole la mano. — Alfredo sale.)

Santo es ó está ciego Quien desprecia la fortuna. — Veré qué dice esta carta.

(Sacando una carta.)

No es el autor muy rendido: Pero es galan y atrevido,

Y yo del otro estoy harta. (Lee.) « Por última vez, señora, Vais hoy mis letras á ver; Harto debeis conocer Cuánto mi pecho os adora. Si de faltar no hallais medio Al que así os sacrificais, Tal vez os arrepintais Cuando ya no haya remedio. Con su honor inmaculado, Ciencia, virtud y valor, No deja el noble señor De ser tonto rematado; Y la alta filosofia, De que hace pomposo alarde, Mucho será que le guarde De la miseria algun dia. Separad vuestro destino De ese moderno Quijote: El morirse de hambre á escote Es solemne desatino. Conmigo seréis dichosa, No echaréis de menos nada: Vale mas ser envidiada Que vivir siempre envidiosa. Vuestra rival Carolina, Que hoy de vos triunfa insolente, Al saber mi amor ardiente De rabia se desatina. Lacayos, coches, preseas, Os ofrezco en profusion; Seréis desesperacion De las lindas y las feas. Tendréis espléndidos trenes, Mis rentas vuestras serán; No olvideis aquel refran: Tanto vales cuanto tienes. – ¿Vuestra hermosa juventud Pasará en tan necia duda? -Ved que la virtud desnuda Es ridícula virtud. Si á mis ofertas cedeis, Temida seréis y amada: No importan al mundo nada Los sacrificios que haceis. Creedme, y seréis feliz ; — La virtud á nadie abona. Y es desliz que se perdona Un provechoso desliz. Cuanto digo aqui es seguro, Y el que no sigue consejo. Seĥora, no llega á viejo. Todo vuestro: — el Conde Arturo. »

Tiene mil veces razon...
Pero... fuera gran maldad
Desgarrar por vanidad
Aquel noble corazon.

(Llaman á la puerta.)

llaman : — mi tia ha de ser... Hí rato ya que salió... — ¡Callaré el asunto? — No... Ye dirá su parecer.

(Abre, y entra la Tia.)

## ESCENA II.

ADELA, SU TIA.

Tia. ¡Jesus! ¡qué cansada vengo!
Ad. Andais demasiado, tia.
Tia. Aquí ha muerto la alegría,
Y en la calle me entretengo.

- ¿Y Alfredo?

Ad. Marchóse ya.

Tia. Me alegro: es muy fastidioso.

Ad. Pensad que ha de ser mi esposo...

Tia. Eso despues se verá.

Ad. ¿Cómo?

Tia. ¿No hay casi dos años que concluyó su carrera?

Ad. Cierto.

Tia. Pues bien, — si quisiera Casarse... Hija, hay mil engaños... Los hombres pérfidos son...

Ad. Me asustais, tia...

Tia. No tal:

Cauta, prevengo del mal

In inesperto corazon.

Ad. (A esta la ha comprado el otro.)

Decidme pues con franqueza...

Tia. Por no causarte tristeza

Responsable de la constante de l

He puesto mi alma en un potro. — Alfredo no te ama ya.

Ad. ¿Cómo, tia?...

Tia. Si te amara,

Claro está que se casara.

Ad. Pero... tal vez no podrá.

Tia. Quien quiere, puede...

Ad. Es muy pobre.

Tia. Y se pasa todo el dia

Leyendo filosofia!...

Aunque el dinero le sobre, Nunca hará de tí su esposa...

- Pasa con gran prontitud

La dorada juventud. --

A tiempo estás, niña hermosa;

Piénsalo bien : — mil amantes

Te adoran con fé rendida...

Destierra, niña querida,

Escrúpulos vergonzantes.

Elige uno...

Ad. En mi lugar, ¿Cuál prefiriérais?

Tia. Seguro Eligiera al Conde Arturo...

Es rico y noble sin par.

Ad. ¿Y Alfredo, tia? — ¿Y mi honor?

Tia. No hay amor con tal tibieza,

Y el honor sin la riqueza

Brilla con poco esplendor.

Tengo esperiencia del mundo,

Hija mia ; — soy ya vieja :

Lo que hoy mi voz te aconseja

Será para ti secundo.

En llanto y oscuridad

Del pobre pasa la vida...

— La virtud desconocida

Es un sol sin claridad.

Mira, Adela, en derredor,

Y en tu claro discurrir,

Di si puedes discernir

La alma verdad del error.

Vive el rico en el placer,

Vivir el pobre es llorar;

Fuera torpe el vacilar Cuando se puede escoger.

« Pero es un seo borron

El vicio », responderás...

Créeme, niña, — son los mas

Los que tienen la razon :

El Conde Arturo es galan

El Conde Arturo es galan,

Rico, espléndido, cortés...

Si viene...

Ad. Vendrá á las tres.

(Mostrándole la carta.)

Tia. Las tres muy pronto serán.

(Dan las tres en el reloj de un templo inmediato.)

¡Oiga! — El reloj respondió.

Ad. ¿ Ois, tia? — Pára un coche.

Tia. 2Y el otro?

Ad. Vendrá á la noche.

Tia. Adentro te aguardo yo. (Váse.)

Ad. Basta de necios alardes

De virtud, siempre importuna.

- Pues te me brindas, fortuna,

Bien venida!

(Llaman, y abre la puerta.)

# ESCENA III.

#### ADELA, ARTURO.

Art. Buenas tardes. (Entrando.)

Ad. Buenas tardes, señor Conde.

Art. Dejad á un lado el señor...

Ya sabeis todo el amor

Que dentro al alma se esconde.

Ad. Hablais de un amor tan siel,

Conde, con suma frialdad...

Art. No ha menester la verdad De un engañoso oropel.

Mi carta habréis recibido...

Ad. Si, señor.

Estoy sujeto Art.

A cumplir lo que os prometo. Decid... ¿qué habeis decidido?

Ad. Pero... con tanta premura...

Art. Lo hecho de pronto es mejor.

Ad. Y ¿ no os cansará mi amor?

Art. ¿Cansa jamás la ventura?

Ad. Bien: — acepto. — Esta es mi mano.

Art. 10h! — me ahoga la alegría.

Ad. Ahora... hablemos de mi tia.

Art. Vos sois aquí el soberano.

Ad. Ella seguirme querrá...

Art. Y bien...; qué mai hay en...

Pero... Ad.

El caso es que yo no quiero.

Art. Lo que gustareis se hará.

Ad. Su tiempo y razon emplea

En torpe chismografia...

Art. Pero... á haceros compañía...

Ad. Para eso, Conde, es muy fea.

Por harto tiempo, en verdad,

Fatigó mi juventud

Con palabras de virtud

Y obras de perversidad.

Hoy la máscara arrojó

Un momento, y no es posible

Ver un alma mas horrible

Que la que entonces vi yo.

Me espanta su voz, su gesto...

Si á sus piegarias cedeis,

La vida que me ofreceis

Fuera un destino funesto.

Art. Se hará como lo mandais...

Y ¿ cuándo logra mi amor?...

Ad. Ahora mismo, si gustais: Lo hecho de pronto es mejor.

¿Vuestro coche aguarda?

Art.

Sí.

Ad. Voy al punto á preparar...

Art. Si me quereis escuchar,

No **s**aqueis nada de aquí.

En nuestra casa tendréis

Cuanto querais, muy de sobra.

Ad. Es cierto.

Art. Harto mala obra

Con dejarle á Alfredo haceis.

Ad. Vamos luego.

Sí... al instante:

Pero antes juzgo prudente...

Ad. 10tro nuevo inconveniente?

Art. Que escribais á vuestro amante.

De nuestra resolucion Habladle con enteresa: Es mas diestra la franqueza

Que la mas hábii traicion.

Ad. Bien: — voy la carta á escribir.

Art. Poco y claro: — es lo mejor.

**Ad.** Bien...

(Poniéndose à escribir.)

Art. Respetad su dolor.

Ad. Ved si teneis que decir.

(Dándole la carta.)

Art. « Amigo mio, hasta hoy

(Leyendo.)

Leal fui á vuestra esperanza;

Pero, hallando en mi mudanza,

Por no engañaros me voy.

Pésame, os juro, pagar

Amor con ingratitud:

Respeto vuestra virtud;

Mas no la puedo imitar.

No maldigais mi memoria :

Calmáos; no me busqueis.

Tal vez la dicha hallaréis

En vuestros sueños de gloria. » Art. Perfectamente, á fé mia;

No se puede mejorar...

¿Vamos?

(Plegando la carta y poniéndola sobre la

mesa.

Ad. Sí: — echemos á andar

Antes que salga mi tia.

(Se coje del brazo de Arturo, y salen, cerrando con precaucion la puerta.)

#### ESCENA IV.

ALFREDO, LA TIA.

Alf. | Adela | Adela | — acaso resentida

(Llamando.)

Me quiere castigar. — ¡ Adela! Adela! Pues esta situacion no es divertida... ¿Has resueito no abrirme, ingrata puella? (1)

(Llamando con mas fuerza.)

Tia. ¡Qué rudo golpēar ! (Saliendo.)

Alf. Abrid !

¿Quién llama? Tia.

(i) Puells, muchacha; para los que no sepau latin, por supuesto.

Alf. Yo ... Alfredo.

Tia. 10h Dios!—¿Y Adela?—Con Arturo Se iria. (Abriendo.)

Alf. ¿Dónde está?

Tia. No sé: — os lo juro.

Alf. Id, señora... Decidla que el que la La espera... [ama

Tia. No está aquí...

Alf. | Decidme donde!

Tia. Lo ignoro.

Alf. 2 Pretendess volverme loco? ¿Con que, ignorais?...

Tia. Señor, hace muy poco

Que oi llegar á ese estranjero conde.

Alf. ¿Arturo?

Tia. Si, señor.

Alf.
Tia. Pero aquí hay un papel á vuestro [nombre.

Alf. ¡Cedió por fin al oro de aquel hombre!

(Tomando la carta y leyéndola con desaliento.)

¡Y estaba al escribir firme su mano!
—¡Ingratitud, fragilidad, vileza,

(Rasgándola y arrojando los pedazos con furor.)

Venalidad, traicion — sois femeninas! (1) -¿Un dia, un breve instante, acaso pudo Cambiar su corazon? — ¿Tanta fineza Tuvo por galardon el golpe rudo De este ingrato abandono?—; Oh peregrinas Facciones! ¡Oh satánica hermosura, Que ciego idolatré! — ¡Fingido velo De salsa castidad, cubierta impura Del fetido albañal que fué mi cielo! - ¡Cual la marmórea piedra cincelada Puesta sobre un sepulcro, aquella lumbre Que yo tan pura y virginal creia, Aquella faz hermosa y recatada, Eran velo falaz con que encubria De su alma la asquerosa podredumbre! - ¡Reniego de mi amor! - ¡ Maldito sea El que en tan vano ser pone esperanza! Y inecio habrá que en sus palabras crea, N quien dijo muger, dijo mudanza?

(Paseándose desaforadamente.)

Tia. ¡Ni un adios para mí! — ¡Digna [corona

Recogiendo los pedazos del papel y leyéndolos.)

De tan largo fingir! — ¡Y me abandona La vil en mi vejez y malandanza!

(i) : Frailty, thy name is woman! (Shakspeare, Hemlet, acto primero.)

¡ Ira de Dios!—¿ No habrá quien la castigue?

Alf. Frio desprecio mi dolor mitigue...

Tia. ¡ Mi alma te doy, Luzbel, por mi

[venganza!

Escuchadme, señor! ¡Lástima infunda

(A Alfredo.)

En vuestro noble corazon mi ruego!

Alf. ¡Callad! — ¡No veis que estoy de [enojo ciego?

Tia. Sin culpa estoy!...

Alf. ¡El Báratro os confunda!

(Váse Alfredo. La vieja abre los muebles, saca las ropas, alhajuelas y el poco dinero que encuentra, hace un lio de todo, y se marcha dejando la puerta abierta.)

#### ESCENA FINAL.

Habitacion de Alfredo. — Estantes de libros. — En las mesas globos, astrolabios, instrumentos de física, etc., etc. — En las paredes armas de academia y de combate, pipas, algunas estampas y un violin.

Alf. Siento que el rostro se abrasa (Haciendo una maleta de viaje.)

En encendido rubor Cuando pienso en mi furor... — En fin...

(Llaman d la puerta.)

¿Qué es eso?...

¡Ah de casa!

(Desde afuera.)

Alf. Esa voz...

(Abre, y entra Arturo.)

Art.

Art.

Señor... espero

(Descubriéndose.)

Que disculpeis mi visita...

Alf. ¿Qué traeis, que así os agita? Pero... sentáos, cabailero.

(Le alarga un sillon, y se sienta enfrente de él.)

Art. No ignorais que os he ofendido...

Alf. Lo sé... mas... ¿ con qué ocasion?

Art. Os debo reparacion.

Alf. ¿A eso, Conde, habeis venido?

Art. Creo que cumplo un deber.

Alf. Es decir, quereis matarme

Por mejor desagraviarme...

¡Fuera, á fé, cosa de ver!

Art. Por desgracia os ofendí...

Cumpliendo la ley de honor...

Alf. 1 Podéis volverme mi amor?

Art. Eso no pende de mí.

Satisfaccion vine & daros...

Alf. Inútil satisfaccion. Muerto ya mi corazon,

¿Qué gano yo con mataros?

Art. Pronta y completa venganza

Con matarme alcanzaréis...

Alf. Y prestituirme podréis Mi ya difunta esperanza?

Art. En fin, yo no puedo mas

Que lo que ofrezco, señor...

Alf. Yo no entiendo así el honor:

Podeis volveros atrás.
 Y si quereis añadir,

Haciendo de esfuerzo alarde:

— « Ese Alfredo es un cobarde; No se ha querido batir, » —

Podeis hacerio...

Art. señor...

Aunque me creais un necio, Vuestro carácter aprecio,

Respeto vuestro valor.

Os liaman estravagante, Y lo sois... Sobresalis,

En los tiempos que vivis,

De la turba circunstante.

Aunque soy algo aturdido,

De vos sin respeto hablé

Una vez sola, y á fe

Que estoy de ello arrepentido.

Alf. Si os pesa y sois mi ofensor,

¿ Qué mas os puedo exigir?

Art. Quisiera, Alfredo, morir

Para expiar vuestro dolor.

Alf. Še ve que sois caballero.

Art. ¡Tanta generosidad!

Alf. Como prueba de amistad, Un consejo daros quiero.

Art. Decid...

Alf. Teneis mil amigos

Que, mostrándoos aficion,

Os hacen obras que son De acérrimos enemigos.

— Vuestra noble alma estravian

Con fementidas lecciones. —

Evitad las ocasiones

Que en tan mal sendero os guian.

Art. Lo haré... pero esa muger...

¡Si viérais cuánto pesar!...

Alf. No volvais á recordar

Tal ofensa...

Art. He menester, Si he de vivir con quietud,

Vuestro perdon...

Alf. Yo os le doy...

Art. ¡Oh! ¡Cuán miserable soy

Ante tan alta virtud!

Alf. Mucho, Arturo, encareceis...

Art. Altos ejemplos me dais...

Alf. ¡Por savor!...

Art. |Qué! ¿no me odiais!

Alf. Hoy mi amistad mereceis.

Art. ¡Juradlo, en nombre de Dios!

Alf. Find: — aquesta es mi mano.

Art. | Dios vaya con vos, hermano!

Alf. Mi querido hermano, adios.

(Sc abrazan.)

# PARTE PRIMERA.

CUADRO PRIMERO.

A JOSÉ SORRILLA.

EL ARREBATO.

Por un alto cerro,
Con paso brioso,
Va un bruto fogoso
Trepando veloz:
Le falta el aliento,
Y atrás deja el viento;
Que entrambas le hostigan,
La espuela y la voz.

Va el bruto rigiendo
Con mano segura,
De altiva estatura
Un jóven doncel:
Intrépido el gesto,
Tan noble y apuesto,
Que aun Vénus la hermosa
Prendárase dél.

Y empero, en su rostro, Bañado en el llanto, De un flero quebranto Se ve la señal: La frente rugosa, La vista sañosa, El ángel parece Del dia final.

Al cielo y la tierra, Feroz, desafía La imágen sombría De aquel corredor; Y si álguien le viera Pasar de carrera, Creyérale el principe Del llanto y dolor.

Y salva los torrentes, Y trepa los peñascos, Por la pendiente rápida, En vértigo infernal: De chispas relucientes Los acerados cascos Del fiero bruto, indómito, Despiden un raudal.

Las sombras se acumulan
En la region del cielo,
Cubre la noche lóbrega
Del sol la claridad;
Que trémulas pululan
Entre el opaco velo
Pocas estrellas, pálidas
A tanta oscuridad.

Al fin de la montaña,
Desde su escelsa cumbre,
Se mira una vorágine
Sin término ni fin;
Y con violencia estraña
Su propia pesadumbre
Al fondo de aquel vórtice
Arrastra cuerpos mil.

Y el jóven espolea El fatigado bruto, De cuya piel despréndense La sangre y el sudor: La talla gigantea, De entre el nocturno luto, Con gran vigor destácase Del fiero corredor.

Detrás del añoso tronco De una corpulenta encina, Del precipicio en el borde Mirando su horrenda sima, Un cazador, por el traje Y las armas, pues insignias No pueden ser de otra cosa En una region tranquila;

Absorto en sus pensamientos, Acaso triste medita En los presentes dolores O en las ya pasadas dichas.

El rumor de la carrera, Alli tan intempestiva, Un momento le distrajo De sus locas fantasías;

Y á un relámpago fugace, Que las sombras ilumina, Ve del cercano viajero La faz hermosa y altiva.

En sus iracundos ojos Y en su frente contraida Algun designio funesto El cazador adivina;

Y recatado en la sombra Protectora que le abriga, Cauto á evitar se prepara La desgracia ya prevista.

A este tiempo toca el jóven Del cerro á la corva cima; Clava entrambas las espuelas Al caballo; — mas las bridas

Empuña con férrea mano El cazador; — se encabrita El animal; — pugna el jóven; Pero son vanas sus iras.

Como un antiguo centauro, Entrambos uno, caminan Amo y corcel largo trecho Atrás del áspera via.

Y al fin, donde la pendiente, Menos ardua y mas florida, Forma una angosta meseta Que el cercano val domina,

A par el triple descenso Cesa, y con voz conmovida Al viajador sin ventura Así el cazador le grita:

Caz. | Tente! - ¿ Ignoras, desdichado, A dó vas de aquesa suerte? Jóv. ¿Pensais que espante la muerte Al que está desesperado? - | Dejadme! Caz. ¡ No, por mi fé! Jóv. ¿Qué os importa? Soy tu hermano. Jóv. ¡ Por el cielo soberano! Caz ¡Tu crimen estorbaré! ¡Tan jóven, y odlas la vida! ¿ Qué impia resolucion?... Jóv. Tengo viejo el corazon, Y la esperanza perdida. Caz. ¿Tan poco á saber alcanzas? ; Qué! - jóven, gallardo, fuerte, ¿Desesperas de la suerte? Jóv. Conozco bien sus mudanzas. Caz. Pues, si hoy eres desgraciado, Mañana puede mudar... Jóv. Señor, dejadme acabar... ¡Jamás seré afortunado!

Y pugna por libertarse Del brazo que lo cautiva : Resiste el otro valiente; Mas su fuerza, enflaquecida

Con el desigual combate, Entre desmayos espira, Cuando una fulgente idea De súbito le llumina.

Y fijando en el viajero Su mirada enternecida, Con voz, le dice, que turban La lástima y la fatiga:

— « ¿No tienes madre, crüel? » — Y á la imprevista pregunta, Cesa, la color difunta, De forcejar el doncel.

Caz. ¿ No tienes madre? — ¡Responde!

Jóv. Si...

Caz. ¡Pues lánzate al abismo!

Alma que tal egoismo

En tan tierna edad esconde,

Merece el fin...

Jóv. ¡Madre mia!...

— ¡Cuán ingrato fui! — Señor,

Demencia sué del dolor Mi resolucion impía. ¡Perdonadme! Caz. ¡Justo cielo! ¡ Alégrate, corazon! Escede este galardon A mi continuo desvelo. ¡Venid á mis brazos, hijo! Jóv. Vuestra piedad me ha salvado. Caz. Yo tambien soy desgraciado; Pero es cuento muy prolijo. Si quisiérais aceptar Cena humilde y tosco lecho... Dista de aquí poco trecho Mi pobre y rústico hogar. Jóv. Con gusto. Caz. Gracias os doy: Miserable es el abrigo... Jóv. Allí hallaré un seno amigo. Caz. ¡Eso es verdad, por quien soy! Vamos pues, joven... Jóv. Guiad... Caz. A pié mejor bajaréis: Ved dó la planta poneis; Que es grande la oscuridad.

> Y práctico del terreno El cazador, cauto evita Los riesgos que á cada paso Hay en la senda torcida;

> Mientra el jóven se apresura En pos del prudente guia, Cuya planta vigorosa Sigue con planta indecisa.

Marcha detrás su caballo, Leal á la floja brida, Y cuyo instinto certero Seguro al llano encamina;

Y mientras van caminando, En plegaria enardecida El alma el jóven eleva A la clemencia divina...

Y en breve las tres figuras, Cual sombras descoloridas, Se pierden en las tinieblas De aquella noche sombría.

# CUADRO SEGUNDO.

LA HOSPITALIDAD.

I

En un salon espacioso, De tan rara arquitectura, Que aun de Paladio la ciencia Se viera en él muy confusa,

Uno en pos de otro, dos hombres De diferente apostura Penetran: el uno anciano, De noble faz, aunque adusta;

Jóven el otro; su cuerpo Y rostro, que el duelo anubla, Van dando claras señales Del cansancio que le abruma.

Cede el anciano á su huésped Con cortesana finura El paso, y con sus palabras La cortés accion ayuda...

Pero antes que á las personas Oir, segun se acostumbra, Vamos á hacer del teatro Descripcion clara y menuda.

Alto de techo, espacioso, Sin adornos ni molduras Las paredes, como cuadra A una fábrica vetusta;

Son las ventanas ojivas, Las vidrieras algo turbias, Las puertas altas y angostas, Y las cortinas ningunas.

Vense colgados á trechos En muchedumbre confusa, Objetos mil, de uso vario, Como de edades y hechuras:

Armas de caza y de guerra, Unas limpias, otras sucias, Y utensilios de labransa Junto á antiguas armaduras; Varias cabezas de ciervo, Que en carga múltiple abruman; Frascos, cuchillos de monte, Trompas, espuelas y fustas;

Y alguna estampa devota, Que ruborosa se oculta Al ver pendiente á su lado Profana caricatura.

Una lámpara de bronce Colgada del techo alumbra Tan solo cuanto es preciso Porque el salon no esté á oscuras.

En uno de los testeros, Que del todo casi ocupa, De una antigua chimenea Se ve la enorme balumba;

Troncos enteros de pino Pábulo dan á la furia Del fuego, que en espirales Del cañon sube á la altura.

Vese en frente una gran mesa Hecha de tablas robustas De nogal, y revestida Con mantel de gran blancura.

En el superior estremo, Iguales y casi juntas, Hay dos sillas, que decoran Mil heráldicas figuras;

Cuyos altos respaldares Van á acabar, casi en punta, En dos coronas de conde, Que el linage antiguo ilustran.

A razonable distancia Mírase otra silla viuda, Que ocupar delle algun otro De mas humilde fortuna;

Y en fin, en el lado opuesto, A la cabecera, pugnan Dos cubiertos mas humildes Y dos sillas mas vetustas;

Y completan el menaje De la á un tiempo urbana y rústica Estancia, antiguos sillones Que cubre badana oscura.

- Frente al fuego, y en el fondo, El testero opuesto ocupan, Sentados unos, tendidos Los otros en la penumbra,

Dos criados y seis perros, Que al entrar el amo, á una Se levantan, y á su modo Con grande amor le saludan.

Él contesta y acaricia, Y ordena que pongan una Silla mas y otro cubierto, Que el órden sólito turban.

Y dejando la escopeta Y los chismes, se apresura A dar posesion al jóven Con bondad y gracia sumas:

Y con voz enternecida, En que blandos se modulan Los mas angélicos tonos De la paternal ternura,

Así le dice: « Aguardadme, Y no recordeis angustias; Que vais á ver un presagio De las celestes venturas. »

Y entróse por una puerta, Mientra Alfredo, con faz mustia, Sus pensamientos engolfa En las tinieblas futuras.

II

En un sillon, junto al fuego, Que activo, ruidoso, alegre, En espirales columnas, Como una enroscada sierpe,

En el ámbito anchuroso Del hogar, tal se revuelve, Que deja inciertos los ojos Si sube ó baja, va ó viene; El cuerpo, á la alta fatiga, Como los troncos, inerte, É inquieta como la llama Que en ellos arde, la mente;

Yace el infelice jóven, A quien un siglo parece Cada instante que transcurre Desque le dejó su huésped.

A poco entró una muchacha Con una argentina fuente De agua pura, al hombro un paño Como el ampo de la nieve,

Y con sencillo lenguage A que se lave y refresque Rostro y manos le convida, Si por costumbre lo tiene.

En pos de ella, otros criados Van entrando muy en breve Con olorosos manjares Y luces resplandecientes;

Poco despues una dama Grave y espetada viene, Que, si no es ya cuarentona, Pasa de los treinta y nueve;

Y por fin, el noble anciano En el salon aparece, Aunque el mismo en la figura, Con vestido diferente.

Trae de la mano á una niña Que aun no pasa de los trece; Mas tan hermosa, que el jóven Mirándola no resuelve

Si es humana criatura,
O bien arcángel celeste,
Y duda si está soñando
O bien si despierto duerme...

En óvalo admirable, De grana el rostro y apretada nieve, La frente de belleza inenarrable, De Vénus la nariz, la boca de Hebe;

Son los rasgados ojos De aquel azul de los tranquilos mares De la Grecia, si miran sin enojos; De indecible color en los pesares;

Una y otra mejilla Ottentan, cuando rie, dos hoyuelos Movibles, otro fijo en la barbilla, Que al mismo Amor causara envidia y zelos;

Contrae blanda sonrisa, Los labios de hermosura soberana, Y en la leve abertura se divisa Puro marfil y enrojecida grana;

Cabre el blondo cabello, Libre de todo afeite y compostura, En sueltos rizos el ebúrneo cuello Y la espalda de nítida blancura;

Y algun rizo perdido Se desliza con aire indiferente, Y el ósculo primero da atrevido Al albo seno femenil, naciente;

Esbelta la estatura Mas que cumple á su edad, la marcha leve, Ideal la estrechísima cintura, Torneada la mano, y el pié breve;

La dulce canturía De su voz modularon los amores, Y escede su vibrante melodía Al canto de los tiernos ruiseñores;

A nn tiempo al peregrino Acarleian su voz y su mirada, Y en piélagos de sé y amor divino Siente á su vista el alma enajenada;

Y ni aun en lo futuro Que sienta el ángel á esperar se atreve Aquel amor inmenso cuanto puro, Y empero en su mirar la muerte bebe.

- Pero el obsequioso anciano, Que está, de ver, impaciente, El arrobamiento inmóbil En que el jóven permanece;

Por la mano le conduce A do la niña inocente Con curiosos ojos mira Al desconocido huésped. - « Miradla, hijo. - ¿No es hermosa?

- ¡ Como un serafin fulgente!

— Pues aun mas hermosa el alma, Corazon mas noble tiene! »

Y á ella: — « María, un hermano Mirarás desde hoy en este. » Y á los dos: — « ¡ Qué! — ¿ Mis palabras Escuchais indiferentes? »

- Padre!

- Señor...

— ¡Abrazáos! Y roja toda la nieve Del rostro, acercó la niña A nuestro jóven la frente.

> Este, apenas con el lablo La tocó, cuando encenderse Sintió en su pecho la llama Del amor omnipotente.

— La dama, que no era dama, Sino aya, en voces corteses Recordó á los circunstantes Que eran ya mas de las nueve:

Con lo que Alfredo y María Y el anciano, muy alegres, Al rededor se sentaron Del suculento banquete.

La cena fué como todas: Comieron poco los héroes Del cuento; el aya y anciano Con apetito excelente.

Llegó á su fin : — todo acaba; Y alzados ya los manteles, Y en la sala otra vez solos Los castellanos y el huésped,

En muy cómodos sillones, Dos á dos, frente por frente, Y al amor del calorcillo Que el amigo hogar ofrece,

« Para infundiros conflanza, » Dijo el viejo, « es conveniente Que os diga antes, de mi historia Las dichas y los reveses. »

# Ш

#### LA HISTORIA.

« Me llamo el conde Wilfrido: Mi patria os dice el lenguage; Lo antiguo de mi linage Os lo dirá mi apellido. **M**i primera juventud Pasó en Leipzick estudiando, En la ciencia adelantando, Sin perder en la virtud. De mis estudios al fin, Y apenas adolescente, Llegó hasta mi la estridente Voz del guerrero clarin. Bramando llamó el cañon A los hijos de esta tierra Germana, á la cruda guerra Del temido Napoleon. La pluma y libros troqué Por el casco y por la espada, Y sin reparar en nada A la arena me lancé. Sabeis sin duda la historia: Respiró el suelo aleman Cuando aquel gran capitan Miró estrellarse su gloria Contra el miedo de un inglés (1). De todas cuantas lecciones Hay de humanas ambiciones, La mas terrible esta es. Volvió á Alemania la paz, Mas no á mis estudios yo; Que el que una vez los dejó, No encuentra en ellos solaz. Por entonces coronel Me nombró el Emperador, Réalzando aquel honor Alguno que otro laurel. Voy llegando ya á un espacio Que gasté i vano pesar! En la vida militar Y en la muerte de palacio; — Mas los años trascurrian, Y empezaba á conocer Que era muy poco el placer A los años que venian; Y comenzó el pensamiento A verlo todo sombrío, Mientra estuviese vacío El mundo del sentimiento. Resolví entonces buscar

(1) Contra el miedo de un inglés. Opinion histórica del autor.

Alguna honrada muger Que supiese comprender Cuánto podia yo amar. Busquéla; halléla en seguida; Declaréme, y aceptó: No supe hasta entonces yo Cuánta dicha hay en la vida. Igualáronnos en cuna Los destinos celestiales, Y á hacernos aun mas iguales, Nos dieron igual fortuna. — Caséme: — siguieron años De dicha y paz tan cumplida, Que era ejemplo nuestra vida, Así á propios como á estraños; Pero, hijo, es un mar la corte Tan peligroso y mudable, Que en ella no hay bien durable Ni dicha que no se corte. Tenia yo mil amigos; Que era rico y generoso... Mas no hay ningun poderoso A quien falten enemigos. No pudiendo despojarme De mi dicha y de mi honor, Con el noble Emperador Trataron de calumniarme. Los ataques de la envidia Cuerdo quise despreciar; Pero esto vino á aumentar El rencor de aquella lidia. Tuve yo del riesgo aviso; Pero hallándome inocente, Fuí á prevenirio indolente, Y á defenderme remiso; Y viendo austero el semblante Del Monarca, y mi inocencia, Solicité mi licencia, Que me fué dada al instante. Mucho despues he sabido Que fuí en la corte acusado De haber con otros fraguado Un complot muy atrevido: Suponianme intenciones De aspirar al ministerio, Para esplotar el imperio En pro de mis ambiciones. Y la prudencia imperial Atribuyó i triste error! A la inquietud del traidor La indignacion del leal. — Desterráronme á mis tierras, Y aquí, con mi hija y mi ceposa, Pasé una vida dichosa Entre estas frondosas sierras; Mas todo pasa, jay de mí! Tambien mi dicha pasó... ¡Ella... que tanto me amó...

# ! Un año há que la perdí!

(la niña se arroja d sus brazos y llora, oculto el rostro en el seno paternal. — Alfredo contempla enternecido aquel fierno cuadro, mientras el aya se restriega inútilmente los ojos con el pañuelo, sin poder hallar una lágrima.)

Tambien un año hace hoy que mi destino Buéríano me dejó sobre la tierra. —
Permite que consagre de camino,
Pio lector, de la filial ternura
Un sencillo homenage
A aquella veneranda sepultura,
Que tan clara virtud y honor encierra.
Permiteme que llore un breve instante
Tambien sobre mi propia desventura...
—¡Es tan grato llorar á un pecho amante!

¡Padre del alma mia! Cuando entre los tormentos espirabas De hárbara agonía, Al hijo recordabas, Y en tus postreros ayes le llamabas!

En tanto que él, mezquino,
Surcaba el ancho mar, precipitado,
Y al fin de su camino
Hallaba el desdichado
El sacro hogar paterno abandonado!

Mustio, ¡ay! desierto, oscuro,
Vacio aquel lugar donde solias
Con santo amor y puro
En mas felices dias,
Tus lecciones dictar sabias y pias.

¡Ni por la vez postrera

Me fué dado besar el rostro amado

Y la alba cabellera!

—¡Oh crudo, adverso hado!

Oh indecible dolor, desesperado!

Tú, padre, desde el cielo
Mira piadoso aqueste amargo llanto
De mi hondo desconsuelo:
¡Escucha el ronco canto,
Tributo de tan bárbaro quebranto!

El Sér omnipotente, Que ve del alma el padecer impio, Me escuchará clemente. — — En su bondad conflo. — ¡Aguardame un instante, padre mio!

Corred, lágrimas mias;
Corred, no os detengais. — ¿Qué importa al
El ay de amor profundo, [mundo
Ni el dolor ni las lentas agonías
De un triste corazon? — Aunque empapada
Vaya en llanto esta página ignorada,
— ¿Qué importa á las mundanas alegrías?

Llegó su turno á Alfredo, el cual su vida A contar empezó con voz sonora, Y salvando la infancia bendecida, Pasó á aquella otra edad encantadora... Mas, pues ya del lector es conocida, Inútil fuera repetirla ahora. El que no la recuerde vaya al prólogo, Que desde allí prosigo este mi apólogo.

Del niño amor mirándose burlado, Se lanzó enardecido tras la fama: Ser esperó un poeta celebrado; Que el genio ardia en él con pura llama; Y velando en su mente lo pasado, Escribió con cariño un noble drama, Y lo llevó... Mas esto en canto aparte Cómo pasó, lector, quiero contarte.

# CUADRO TERCERO.

A EUGENIO DE OCNOA.

I

Comité de lectura de un teatro de primera clase.

ALFREDO, PRESIDENTE, VOCALES 1°, 2° y 5°.

Pres. Su drama de usted no es malo. Representarse pudiera En seguida, si no fuera Por...

Voc. 1°. Ese por es el palo.

(A los demás.)

Alf. Hable usted con claridad.

Pres. Ya ve usted... con los autores...

Las verdades...

Alf. Son favores.

Pres. Dirá usted que es necedad;

Pere si el protagonista,

En vez de ese « viva el Rey »,

Diera algun viva á la ley

O al pueblo...

Alf. | Dios nos asista!
Pero, señor, ¿y la historia?
— ¿Del siglo décimo cuarto
Pretende usted?..

Pres. Estoy harto
De saberla de memoria.
Pero á mí me importa un pito
La verdad; — quiero palmadas:
Entradas, jóven, entradas;
Oro es lo que necesito.
De Moisés hago un Proudhon,
De Luis Catorce un tribuno,
De Julio César un tuno,
Y un Amadís de Sanson.
Siga usted este sistema,
Y dé un puntapié á la historia.

Alf. Yo aspiro á mas pura gloria *Pres.* La gloria es una pamema. 1 Cree usted que los Calderones, Los Vegas y los Moretos, Siempre escribieron, sujetos A la historia, en sus creaciones? Diga usted, thay por ventura Ni un solo ápice romano En aquel Don Coriolano Del Poder de la hermosura (1)? Créame, por Belcebú, Nadie viene aqui a aprender. — Quien quiera historia saber Que compre á César Cantú. ¿Viene el público al teatro A estudiar para doctor? Esto es tan claro, señor, Como dos y dos son cuatro.

Alf. Si usted no quiere mi drama Tal cual es...

Pres. Usted perdone; Mas si la enmienda no pone...

Alf. El que á sabiendas infama La profesion que ha elegido, Merece solo el desprecio.

Voc. 1°. ¡Habrá estúpido!

Voc. 2°. ¡Habrá neclo!

Voc. 3°. ¡Es un tonto presumido!

Pres. Con tan nobles arrogancias

Habrá usted de sucumbir...

¡Por qué no prueba á escribir

Comedias de circunstancias?

(1) Las armas de la hermosurs, comedia estravagantisima de Calderon. — Si la histórica verdad
Tiene en su alma tanto imperio,
Satirice al ministerio,
Ataque la sociedad.
No logre el vicio quietud
En política ó moral:
Cébese usted en el mal
Con generosa virtud.
Con tal método, á mi ver,
Oro y gloria alcanzará;
Que el premio no faltará
Cuando se haya hecho temer.

Alf. 1 Por Dios santo!

(Con ira.)

Pres. En conclusion,
Ya sabe usted el camino
De calzarse un buen destino
O una crecida pension (1).

Alf. Quien trueca el sacro laurel Por vil precio es un infame i

Pres. Mientras el mundo le llame Feliz, ¿ qué le importa á él? — Jóven, mis consejos son Fruto de larga esperiencia.

Alf. ¿ Para qué sirve una ciencia Que envilece el corazon?

Pres. Si de rumbo no varia, Seguro veo el naufragio...

Alf. No aspira á tan vil sufragio La noble esperanza mia.

Pres. Con tan rectas convicciones Grandes genios naufragaron...

Alf. Pero á los siglos legaron Sus inmortales creaciones.

Pres. Quizá al hambre aucumbieron, Y nadie ayuda les dió...

Alf. Mejores eran que yo...; Moriré como murieron! (Saluda y váx.)

- (El Presidente y los vocales se miran entre sí como asombrados, y al cabo prorumpen en sonoras carcajadas.)
- (1) Estas líneas fueron escritas en enero de 1852, cuando el autor no tenía la menor idea de las pensiones que, segun se dice por abí, piensa dar el Gobierno á algunos escritores. No tienen, por consiguiente, intencion alguna ofensiva ni para los favorecedores ni para los favorecidos; empero, si hay alguno que se croa aladido por hillarse en el caso dicho, con su pan se lo comi. Para esos es el látigo del crítico.

11

Escenario de un textro de segundo órden.

ALFREDO, LA DAMA, EL GALAN, LA CARACTEristica, el Barba, la Dama Joven, el Galan JOVEN, EL APUNTADOR.

Gal. Si pudiera usted variar El final...

Alf. ¿Lo cree usted largo? Gal. No... pere... Hágase usted cargo De que en su pró voy á hablar.

Alf. Diga usted...

Gal. Cualquiera obra Triunfa á veces por un chiste, Y la mejor, esto es triste, Por nada á veces zozobra.

Alf. Es cierto.

Gal. ; Y tanto! — El actor

Que ha de decir el final, Con el público imparcial Alcanza poco favor.

Si en cambio, yo lo dijera...

Alf. Pero ajar su orgulio así...

Gal. Déme usted la culpa á mi...

Alf. Eso aun mas villano fuera.

Gal. Al fin poco importará...

Si fuera un actor de nombre...

Alf. Yo respeto en él al hombre... Quede el final como está.

Gal. El barba es un mal actor,

Y lo va á echar á perder... Alf. Bien está. — ¡Qué hemos de hacer!

Gal. Dármelo á mí...

Mſ,

No, senor.

(Secamente.)

Gal. Bien. (¡Ya verá el autorcillo!)

(Váse.)

Dama. Oigame usted un minuto. iconfia usted á ese bruto

(Por el galan.)

un drama de tanto brillo? Alf. Y espero que lo haga bien. Dama. ¡Tambien en esa mocosa <sup>y</sup> en esa vieja horrorosa Tiene esperanza? Alf. Tambien. Dama. Lo celebro. — Adios, amigo.

(Váse.)

D. jóv. ¡Qué papelillo tan soso Tengo! - Voy á hacer el oso.

— Si pudiera algo añadir... Alf. Imposible. D. jóv. ¿Yo pedir Para no conseguir nada? Beso á usted la mano.

Solo por usted me oblige A salir tan desairada...

(Vase.)

Alf. Adios.

Carac. ¿Como quiere usted que vista El drama?

Alf. Eso á la modista.

G. jóv. Aquí para entre los dos...

(A gritos.)

Es muy tonto mi papel... Yo hago de barba mejor...

Alf. Culpe usted al Director.

G. jóv. Porque le oscurezco á él Me ha dado un papel tan necio.

Alf. ¿No es galan jóven?

G. jóv. Primer

Actor: — yo se lo haré ver... Pero su envidia desprecio.

Bar. Hable usted con libertad:

¿Digo el papel?

A mi gusto. Alf.

Bar. Mucho favor...

Alf. No: — soy justo,

Y hablo siempre la verdad.

Bar. Gracias.

G. jóv. Con Dios. (Yéndosc.) Alf. Un momento.

(Deteniéndole.)

Empieza usted su carrera: Darle un consejo quisiera, Puesto que tiene talento.

- No es el papel, no, señor, Ni su mayor importancia,

Lo que marca la distancia Que hay de un actor á otro actor.

Lucha es de la inteligencia,

Combate del corazon; No material estension

Ni mezquina conveniencia.

Todo el que hace bien la parte

Que le toca en la ardua lucha,

Satisface al que le escucha Y merece bien del arte.

Bar. Siempre tuve esa opinion. G. jóv. Por eso está tan medrado.

Bar. Estoy, aunque desgraciado,

En paz con mi corazon. Alf. Tiene usted alma de artista.

(Dándole la mano.)

Bar. En usted lo propio veo.

G. jov. Con Dlos: me voy á paseo. Faltar no quiero á la lista. (Vase.) Apunt. ¡Oye!... (A Alfredo.) |
Alf. ¡Es conmigo?
Apunt. Dejemos

(Consultándole una copia del drama.)
Las ceremonias aparte;
Pues todos somos del arte,
Desde hoy nos tutearémos.

### III

### EL TRIUNFO.

Llegó el dia, por fin: — de bote en bote
Llena el teatro un público escogido,
Que viene, previo el consabldo escote,
A juzgar del autor desconocido;
Y mas de un dramaturgo archi-Quijote
De las letras, solícito ha acudido
Tambien á la funcion, con su silbato,
A proteger al escritor novato.

Rompe una endemoniada sinfonia, Que á Mozart y á Beethoven vida diera, Para huir de su horrísona armonía, Si su polvo tan lejos no estuviera: Los bronces y las cuerdas á porfía Se ceban con rencor y saña fiera Al giro de la bárbara batuta, En la obertura inerme de la Muta.

Pero sube el telon con sumo gozo
De los oyentes, casi entontecidos,
Que renacen sintiendo el alborozo
De sus nervios y míseros oidos;
Y cae mas de un pañuelo y de un embozo,
Que á detener los bárbaros sonidos
Cubrian, protectores, las orejas
De viejos niños y de mozas viejas.

Pasó en silencio aterrador, profundo, Como es casi costumbre, el primer acto; Que al principio en aplausos infecundo Suele ser el dramático artefacto; Pero aún no bien al medio del segundo, Oyó Alfredo, de gozo estupefacto, Un aplauso, otro luego, y en seguida Una serie de aplausos sostenida;

Y era de ver, benévolos lectores, ¡Espectáculo á fé bien miserable! La cara que ponian los autores Un éxito al mirar tan favorable; Y en alta voz doblaban los errores Del drama, sin hablar de lo laudable, Contraste haciendo su actitud sombria Con la espontánea y pública alegría.

"Fábula inverosímil, grita alguno,
Falsas pasiones y trivial lenguage; "
Y otro añade: "Pesado, inoportuno;
Y que esto aplauda el público salvage?"
Y créeme, buen lector, de ellos ninguno
Hecho habia el mas leve aprendizage
Del arte, ni de prisa ni despacio,
En Boileau, ni Aristóteles, ni Horacio.

Pero el mundo va así: — conosco y trato
Poetas de muy alta nombradía,
Y á mas de un renombrado literato,
Que no saben siquiera ortografía.
Ellos dicen: — « El genio es insensato
Que se afane estudiando noche y dia,
O royendo vetustos cronicones,
Trabajo de eruditos ó ratones. »

Y en vano les dirás: « Fué sabio Homero, Dante y Virgilio, y Milton y Cervantes; » Que se reirán de tí; — mas ya no quiero Discurrir en los númenes reinantes. Al fin del acto, súplase tercero, Llamaron al autor los circunstantes; Y era tal el aplauso y gritería, Que el salon casi abajo se venia.

— ¡Oh espontánea ovacion, sublime premio, Que hace olvidar el hambre y la fatiga! De elogios mutuos bastardeóte el gremie, Que hasta la gloria sin piedad fustiga; Mas, sin pensar, me vuelvo á mi proemio. — Baste decir que ni una voz amiga Tenia en el teatro nuestro autor: Dése al público, pues, gloria y honor.

Salió Alfredo, acatando el mandamiento Del solo imparcial juez en tales casos, Y á recibir el premio del talento Cruzó la escena en mesurados pasos; Y sin orgullo ó bajo rendimiento, Propios vicios de pseudo-Garcilasos, Al público, que ronco le aplaudia, Se inclinó con severa cortesía.

Y ni aun esto pasó libre de crítica De la cohorte vil pseudo-poética: Dijo uno: «; Qué figura mas raquítica! » Y era, lector amigo, cuasi atlética; Otro gritó: «¡ Qué traza tan levítica! » Otro: «¡Ay! ¡Padece enfermedad herpé-

Otro: «¡Y aun usa cabellera gótica!»
Otro: «Pues ¿la levita?» Otro: «¡Estram[bótica!»

El público, que al fin paga á la puerta,
Formó de Alfredo diferente juicio:
Noble halló su ademan, su frente abierta,
De talento y valor seguro indicio:
— Era de aquellos que con planta cierta
Marchan al galardon ó al sacrificio,
Sereno el rostro y firme la mirada,
Allá en el seno del Señor fljada.

A aquel triunfo espontáneo y merecido, Creyó Alfredo cambiada la fortuna, Que constante le habia perseguido Desque su madre le meció en la cuna; Y corrió tras la gloria enardecido... — Aquí una digresion es oportuna, Que quiero fustigar eso que llama El vulgo, gloria, ó si se quiere, fama.

¡Oh fama! Oh fama! — En el error maestra, Y empero tan de veras codiciada!
Sin ti, ¡qué fuera la mortal palestra?
— Una arena desierta, abandonada. — Ni ingenio ni valor la firme diestra Armaran de la piuma ó de la espada, Y hubiera, Dios el oro y los placeres, Epicúreos no mas y mercaderes.

Por ti el fuerte varon deja el regazo
De la gentil, enamorada esposa,
Tiucha con la muerte brazo á brazo
En la revuelta arena, polvorosa;
Por ti el marino audaz sin embarazo
Surca la mar hinchada y procelosa;
Tú burlas los decretos del destino,
Tú sola á lo imposible hallas camino!

Por tí da muerte á sus hijuelos Bruto, Carcio por tí se arroja á la honda sima, berates traga el venenoso fruto, Porcia el ígneo carbon, sin que la oprima El miedo; y Marco, de pavor y luto, No sin que el alma valerosa gima, Con la muerte de César Ilena á Roma, Escándalo de Nínive y Sodoma!

Y Lucrecia se dió temprana muerte, Y Scévola abrasó su propia mano, Y Virginio traspasa el cuerpo inerte De su hija infeliz ante el tirano; Y el noble acero contra si convierte En Filipos el último romano; Y, en fin, solo por tí sudo y escribo, Cuando muero del arte, que no vivo.

Y tú, desvergonzada prostituta,
Concedes por igual sumo renombre
Al que bebió en Atenas la cicuta,
Y al que firmó la muerte del Dios-Hombre
—; Horror! —Y en igualdad archi-absoluta,
De duracion al menos, leo el nombre
Del soldado inmortal Lucio Dentato
Junto al de aquel estúpido Erostrato.

Y jes posible, lector, que aun haya tonto Que por tan vil laurel sude y se afane, Y á toda angustia y sacrificio pronto, Por alcanzarle hasta morir se allane? Y en firme tierra ó tumefacto ponto, Dia y noche los sesos se devane Por obras escribir en prosa ó verso, Ignoradas de todo el universo?

Pues yo lo soy, lector, sigo adelante Con firme paso y corazon valiente, Y ya no encuentro ni editor comprante, Si antes no hallaba público leyente; Y en cambio, no hay poeta rebuznante, Ni prosador, por bárbaro é insipiente, Que, si halla plumas y papel y tinta, No lleve de laurel la frente cinta.

Nunca el premio logré en ningun certamen, Ni aun honrosa mencion; jamás producto De ninguna obra mia, atento examen, Para un año me fué salvo-conducto; Ni aun libertarme pudo del gravamen, ¡Oh Apolo! del tiránico usufructo Que goza sin piedad sobre mi númen, De amigos y acreedores un cardúmen.

Dirásme acaso: — Sufre tu estrecheza Con pecho varonil, que el tiempo pasa; Y honre en tanto y consuele tu pobreza El premio aquel que ni aun el rayo abrasa; — Pero, lector, habiando con franqueza, Ni una hoja de laurel tengo en mi casa; Gastóse el que quedaba, y aun fué poco, Con la Stephan, la Cérito y la Fuoco (1).

(1) Tres samosas bailarinas. Nota estúpida para lo pasado; inútil para lo presente; necesaria para lo futuro.

Ya que habiamos de silfides pedestres, Fautoras de domésticos desastres, ¿ Por qué, lector, con premios mas terrestres No has de premiar sus lúbricos arrastres? Si al dios Pan tributos das campestres, Si agujas y tijeras á los sastres, ¿ Por qué alcanza un lascivo mevimiento El premio del valor ó el del talento?

Si al fuerte lidiador das una espada, Al poeta inmortal estilo ó pluma, Al pintor la paleta colorada, Follage al bosque, y á la mar espuma; —¿Por qué al pie de bacante desgreñada La recompensa prostituyes suma De Apolo? — ¡Cuán mas justo y verdadero Fuera, si la premiara el zapatero!

Una espada de honor tiene el caudillo,
Una pluma de honor el literato,
Y San Isidro tiene su rastrillo,
Y la encorvada esteva Cincinato;
Pues dése al que en los piés tiene su brillo,
De honor una chinela ó un zapato,
Y si uno no le basta, dénle un par,
Y aún, si lo pide, botas de montar.

- —Ya no hay vate ni actor ni bailarina Cuya cabesa ó piés no haya laureado, Por drama ó por pirueta peregrina, Alguna vez el público ilustrado: Yo bien sé, y esto un tonto lo adlvina, Que casi siempre es lance preparado Por deudos del autor, ó que en la tienda El propio paga la sublime ofrenda.
- Pero volviendo á mí, jamás corona Ví caer á mis plantas en la escena, Y trato á mas de un necio que blasona De tener de laurel su casa llena: Declaro, buen lector, verdad me abona, Que ni oro ni laurel me dió mi vena, Ni aun logré ser, testigos mas de cuatro, Del comité del Español Teatro.
- -Mas; voto á Ciceron! Este es un voto Que puedo pronunciar con voz segura, Libre está, por gentil ó por remoto, De civil ó eclesiástica censura... Soy de las digresiones tan devoto, Que no puedo, por mas que doy tortura Al caprichoso cálamo, del cuento Seguir como Dios manda el argumento.
- Cuatro dias duró el samoso drama
  De nuestro héroe, no mas, por un percaner;

Al quinto enferma se fingió la dama,
Porque ocurrióle con la empresa un lance:
Diz que fué por dinero; — Volat fama;
Y el déficit pagó de aquel balance
El autor infeliz; — menguante luna
Alumbróle al nacer: —; Dira fortuna!

Lo último está en latin, si no lo entiendes, Ayúdente Valbuena ó Calepino; Y entre tanto, lector, por si te ofendes, Voy á seguir mi cuento de camino: Llevó Alíredo su drama á ciertos duendes Que hacian un comercio clandestino De dramas y comedias á destajo, Del ageno lucrándose trabajo.

A estos llaman algunos editores,
Porque las obras del ingenio imprimen,
Y yo los llamaré desolladores,
Porque al talento agobian y deprimen;
¡Oh sabios sin igual legisladores,
l'rofundos anatómicos del crimen!
¿Por qué no haceis terrífico escarmiento
Con estas sanguijuelas del talento?

A una de estas, empresa conocida,
Llevó Alfredo su drama confiado...

— «¿ Aplaudióse la obra? — Fue aplaudida.

— Pues solo cuatro noches ha durado...

¿ Quiere usted?... » — Aqui callo la ofrecida
Suma, lector, para no darte enfado:
Que, aún profano á las letras, su impudencia
Te causara rubor ó displicencia.

Esto empezó á desanimar á Alfredo
De aquella que juzgó vida dichosa;
Y aunque incapaz su corazon de miedo,
Empezó á cavilar en otra cosa:
Pero, á fé de García de Quevedo,
Que empiezo á hallar la octava fatigosa:
Punto pues, y prosigo en otro metro,
Y tu venia, lector, humilde impetro.

#### IV

#### ENTRE BASTIDORES.

ALFREDO, UN DUQUE COTORRON, — LITERATOS, — CURSOSOS.

Duq. La graciosa es mi querida.

Alf. 1Y qué?...

Duq. Tiene un beneficio;

Merecer quiero un servicio

Le usted...

Alf. Diga, por su vida.

Duq. Escribame una comedia

En que haya un papel airoso...

Alf. Yo no soy autor jocoso...

Duq. Fácilmente se remedia.

Alf. ¿ Cómo?

Duq. Imitando á Moliere, A Breton ó á Moratin. —
El genio es un comodin,
Hace todo cuanto quiere.
Doy á usted una semana
De tiempo: — si el drama gusta,
Daré recompensa justa
A su musa soberana.

Alf. Informese usted primero Si me acomoda aceptar...

Duq. ¿Puede acaso usted dudar?

No quiero.

Alf. No dudo...

Alf.

Duq. ¿Entonces?

¡Juzga usted la poesía
Mecánica profesion?
¡El genio y el corazon
Tan baja mercaduría?
Lo mismo que al zapatero
Un par de botas, ¿á mí
Hoy me encarga usted aquí

Una obra, caballero?

Duq. Muchos poetas de nombre

Lo han hecho á menos razon...

Alf. Porque esos poetas son Indignos de su renombre. De las letras albañiles, Profanan su sacerdocio, Y no van mas que al negocio De sus intereses viles. No miran sino la parte Que les toca del botin... A ellos un medio es el arte; Para mí, Duque, es el fin!

Duq. Yo creia hacer favor A usted, y aun honra, á mi ver, Con mi encargo...

Alf. Podrá ser;

Yas no quiero tal honor. (Saluda y vise.)

Duq. De hacer lo que otros varones

(A los circunstantes.)

Que están sobre él se avergüenza... Para un autor que comienza No le faltan pretensiones.

. . . . . . . . . . . . .

¡Te has reido, lector? —; Oh!—; Cuán ageno Rie á veces el público, escuchando Lo que sué escrito, el pecho rebosando
De amargura y sarcástico veneno!
¡Ay de aquel que en la lucha encarnizada
Que sostiene tenaz contra la suerte,
Por mil partes rasgado el pecho suerte,
Va dejando la arena ensangrentada!
— Como el antiguo gladiador romano,
Al saludar al César, moribundo
Cae sonriendo, y con la propia mano
Acaso los pedazos, iracundo,
Del propio corazon lanza á la arena!
En tanto que serena
La multitud, aplaude entusiasmada
La ejecucion persecta y acabada!

¿Qué importa que el cansado peregrino, Perdidas las doradas ilusiones De su vida, en levísimos girones Por las agudas zarzas del camino Deje su fé, su amor y su esperanza; Si en honda lontananza Le brinda su destino, Mas allá de la vida, Con la gloria inmortal, apetecida?

- Rie, público amigo, á cada chiste Que te envia el autor : — no importa nada Que ahogue tu sonora carcajada Acaso el estertor de un alma triste i — Como el imbécil que de risa llora, De su propia figura, Al ver una feliz caricatura: Rie tambien ahora Al escuchar la farsa encantadora En que el autor intrépido te lanza, Como un insulto al rostro, de si mismo La miseria y tu estúpido egoismo. — ¡Justa, por Dios, y lícita venganza! ¿Ves pasar á ese autor tan conocido? - Mendigo laureado, Al salir del teatro celebrado, Testigo de sus triunfos, se encamina A la mansion mezquina Que no puede pagar con sus sudores. — Y alli le espera el hambre, y los dolores, Y la muerte tal vez. — Rie, no importa; Rie hasta reventar : — es cosa corta Que muera de hambre un misero poeta Que perdió, haciendo versos, la chaveta! ¡Rie tambien, lector; que es esta vida Una farsa, por Dios, muy divertida!

## CUADRO CUARTO.

#### A ANTONIO GARCIA SUTIERRES.

## ALFREDO, PERIODISTA POLITICO.

### ESCENA UNICA.

ALFREDO, EL DIRECTOR DEL PERIÓDICO.

Dir. Y lalaba usted el discurso? Alf. Ya lo creo: es escelente.

Dir. Venga usted aca, inocente: ¿Juzga que es hábil recurso Alabar al enemigo?

Alf. Pero... si este lo merece...

Dir. Entonces se le oscurece.

Alf. Yo siempre la verdad digo.

Dir. 2 Tan poco á saber aicanza? A ver... lo corregiré,

Y...

*Alf.* Jamás deprimiré Lo que es digno de alabanza.

Dir. ¿Qué veo?—¡Y encarnizado,

Contra el General se encona!

Alf. El que de justo blasona...

Dir. Es juicio precipitado. En él... un hombre especial,

Es menos cualquiera error...

Alf. Será muy buen general;

Pero es pésimo orador.

Dir. Además... en el debate El mejor se precipita...

La improvisacion...

Alf. Escrita, Pues él provocó el combate.

Dir. ¿Del partido el deshonor

Pregona usted?

Yo soy critico. Alf.

Dir. Es usted muy mal político,

Aunque escelente escritor.

- Y daquí alaba al ministerio?

— ¡ Por Dios santo! — Esto da ira.

Alf. Quien de la crítica aspira A ejercer el magisterio,

Ha de ser justo, imparcial.

Dir. Pues yo así no lo comprendo.

Alf. Ni yo imponerle pretendo

Mi conviccion personal.

Hallo toda oposicion

Sistemática, infecunda,

Pues sobre bases se funda De interés ó de pasion. Firme es, cuanto respetable, La que, conforme á justicia, Así ataca la malicia Como ensalza lo laudable; Que es solo fuerte enemigo El que en balanza léal Da lo suyo á cada cual, Sea contrario ó amigo. Quien fuera del plan trazado Dentro á su propio partido No halla poder constituido Ni salvacion al Estado; Y talento y probidad Siempre á sus émulos niega, O el amor propio lo ciega, O lo arrastra la maldad. — Y el tal es, en conclusion, Por dilema inevitable, Fanático despreciable O desalmado bribon. Dir. Bien... yo admiro la virtud

De tan noble ciudadano; Pero...

Alf. Beso á usted la mano. Dir. Adios. — Dinero y salud.

II

## ALFREDO, PERIODISTA LITERARIO.

#### **ESCENA UNICA.**

ALFREDO, EL DIRECTOR; DON FACUNDO, CAJERO DEL PERIÓDICO.

Alf. Este es mi trabajo de hoy.

Dir. El intróito es escelente.

Alf. Gracias.

Conciso, elocuente... Dir.

¡Admirable, por quien soy!

Alf. Verémos...

Pero este drama... Dir.

(Leyendo.)

El autor es nuestro amigo, Y dice usted...

Solo digo Alf.

Que es indigno de su fama. Dir. Y jaun le parece à usted poco?

Alf. Poco, en verdad, me parece...

Dir. ¡ Que su fama no merece!...

Alf. Caballero, 6 yo estoy loco,

0 el autor en él falsea Con torpe intencion la historia, Y por efimera gloria 0 lucro vil bastardea La mas noble de las artes... Dir. No entiendo así la cuestion... Alf. Yo me fundo en la razon. Dir. Vamos, amigo, por partes: La historia desfigurada Estará... es período incierto: Pero el arte... no lo advierto. Alf. ¿Cree usted que no importan nada A su belieza inmortal, Esas bastardas pasiones Que llenan los corazones De tan dudosa moral? ¡Cuánta impledad pone en boca De personages divinos! Cuántos necios desatinos En las ciencias que allí toca! ¡Y no hallando tanta mengua Bastante, el célebre autor No respeta, en su furor, Ni aun los fueros de la lengua! Dir. No lo tome usted á agravio; Pero es poco mi saber, 0 usted confunde, á mi ver, El poeta con el sabio. Alf. No, señor; — no los confundo. — Poeta, en griego, es créador : iUn poeta es el mentor, El legislador del mundo! Y á llegar á merecer Un renombre tan sin par, Debe serle familiar Todo el humano saber. De lo pasado seguro, Y dueño de lo presente, Aún es poco, si su mente No adivina lo futuro: Que aquel que á ciegas camina, Mai puede, en su oscuridad, Conducir la humanidad A do el cielo la destina. Dir. Jamás hubiera creido Que un poeta fuese tanto: Pero... mude un tanto cuanto Ese juicio consabido. Aunque yo esté convencido.

El autor reclamará...

Alf. No puedo...

Ese moso es muy profundo...

Desde hoy despedido está.

En fin... se verá.

Adios. — Don Facundo,

(Saluda y váse.)

Dir.

Dir.

Alf. Abur.

# CUADRO QUINTO.

#### A RAPABL MARIA BARALT.

## ALFREDO, CONSPIRADOR.

Club político. — En uno de los testeros una tribuna; á la derecha la mesa del Presidente. — Muchos conspiradores fumando, bebiendo; algunos leyendo, y disputando les mas en voz alta.

### ESCENA UNICA.

ALFREDO, PRESIDENTE, CONSPIRADORES 10, 20 y 30.

Pres. En número ya estamos suficiente : La discusion prosiga comenzada. : Silencio!

(Tocando la campanilla.)

Consp. 3°. Prosiguiendo mi discurso

(Encaminándose á la tribuna.)

De ayer, diré...

Consp. 1°.

Consp. 1. Yo tengo la palabra!

(Apoderándose de la tribuna.)

Consp. 3°. Su señoría huella, en mi per-Mas de una tradicion parlamentaria. [sona, Voces amigas del 1°. ¡No es cierto! Id. del 3°. ¡Abajo el orador intruso! Pres. ¡Al órden!

(Agitando la campanilla.)

Gritos tumultuosos. ¡No lo habrá si ese [no baja!

Amigos del 1º. ¡No bajará!

Id. del 8°.

¡Si tal! No tengo miedo:

Cederé solo á la violencia armada.

Pres. 1. | Orden! — Al que callar no le [acomode

Tiene para salir la puerta franca.

Consp. 1°. Señores : - Resumiendo lo [que dije

Ayer, serán muy breves mis palabras.
¡Justicia, libertad, órden, progreso!
Tales las bases son de mi programa.
Paz y pan para el pueblo; á sus tiranos
Muerte y execración: — la democracia
Es el seguro porvenir del mundo.
¡ Alcese, en fin, puestra oprimida patria!

No hayan perdon sus viles opresores;
Su sangre corra, sus cabezas calgan,
Y estirpese por siempre entre nosotros,
Hasta en los niños, su ominosa casta.
¡Cada Aman vea una horca ante su puerta,
Un patíbulo se alce en cada plaza,
Y ejerza al fin el generoso pueblo
A su vez la potencia soberana!

(Estrepitosos aplausos. — El orador boja en triunfo de la tribuna, y logra por fin sentarse, magullado el cuerpo y descompuesto el vestido por el entusiasmo de cus oyentes.)

Consp. 3°. (Subiendo d la tribuna.)
Yo abundo en los sublimes sentimientos
Del orador, á quien tan justa aclama
Vuestra voz...

Voces. ¡Bien!¡Muy bien!...

Consp. 3°. Pero presumo

Que debe conocer el pueblo cuántas

Y cuáles son las víctimas que debe

Sacrificar en aras de la patria.

— Los que gozan antiguos privilegios

De sangre; los que tienen enfeudada

Y en gran porcion la pública riqueza...

Voces. ¡Atencion!

Consp. 3°. Los que aumentan la villana Cohorte que al poder infunde brios; Y, en fin, todos aquellos que con franca Y léal decision no den al pueblo Su fuerte ayuda en la comun venganza.

Gritos.; Bravo!; Muy bien!

(El orador baja en triunfo, menos ruidoso que el anterior, atendida la índole enfermiza del entusiasmo público.)

Consp. 2°. Mi tímida modestia Turba mi voz, mis fuerzas anonada; Pero un esfuerzo haré, porque conflo En vuestra generosa tolerancia.

Voces. Bien!

Otras. ¡Proseguid!

Consp. 2. Los claros oradores
Que antes de mí tuvieron la palabra,
Ostentaron patrióticas virtudes
Al hablar de castigos y venganzas;
Mas, derribar no es todo; — es necesario
Reconstruir sobre seguras basas
El edificio que hoy caduco rueda
A la fuerza del pueblo soberana.
Voces.; Bien! — ¡ Muy bien!
Consp. 2. El poder muerto supongo
Que hoy nos rige: — ¿ Quién ha de ser ma-

Promovedor del bienestar del pueblo, Guardador de las leyes sacrosantas? Voces ¡Atencion! Consp. 2°. Elegir es oportuno
Con anticipacion quien tanta carga
Apto á regir sobre sus hombros sea,
Como á salvar las libertades patrias.

— Sin tal acuerdo, estéril sacrificio
Será al pueblo su intrépida constancia;
Su sangre entonces una ofrenda inútil

Del sacro altar patriótico en las aras.

Voces. ¡Tiene razon!

Otras. ¡Nombremos nuestros jeses!

Otras. ¡Orden!

Pres. ¡Silencio!

Alf. ¡Pido la palabra!

(Desde su asiento.)

Voces. ¡La votacion!
Otras. ¡Dejadle que se esplique!

(Alfredo sube á la tribuna.)

### Alfredo.

No armada del puñal de la venganza, Ni teñida la veste en sangre impura, Tal como la forjó vuestra locura

O torpe iniquidad:
Plácida cual la luz de la esperanza,
Con la paz y el perdon sobre su frente,
Blanda la faz, benigno el continente:
¡Tal es la libertad!

Hija de Dios, de su bondad esencia, Don el mas alto de su amor divino, Acaso en el mundano torbellino

Al hombre se ocultó:
Negra ambicion, estúpida demencia,
El temor de los buenos, la osadia
De un tirano, el furor de la anarquía
Tal vez la encadenó...

Mas no puede morir: — losana, fuerte, Crece encorvada bajo el ferreo yugo; Ni el hacha enrojecida del verdugo

Enerva su virtud!

Del seno tenebroso de la muerte,
Insultada tal vez, jamás vencida,

Cual su padre inmortal, torna á la vida

Con nueva juventud!

Poco son á humillarla los tiranos; Que el mundo ve y conoce sus derechos; La oprimen ¡ay! con sus bastardos hechos Mil émulos y mil,

Que só el disfraz de nobles ciudadanos, En su nombre inmortal alzan pendones, Y hacen servir los pueblos y naciones

A su torpeza vii!

nana

## (Murmullos amenazadores.)

Vosotros sois, apóstoles fingidos,
Vosotros, embusteros renegados,
Vosotros, si, los pérfidos soldados
Del crimen y el error:
No ha menester la libertad, bandidos,
Del estruendo y rencor del fiero Marte;
— Simbolo del perdon es su estandarte,
¡Su blando imperio amor!

## (Rumores tumuliuosos.)

Y lidia, sí; — pero en léal palestra;
Atacada, jamás provocadora;
Siempre grande en la lid, nunca opresora;
Que es númen celestial;
Y nunca armó su prepotente diestra
El odio, ni el temor, ni la venganza;
lamás para vencer urdió asechanza
Ni usó traidor puñal!

-; Pueblos!—No es el rencor ni la codicia, Ni la torpe ambicion ni la impia guerra, Los simbolos que anuncian á la tierra

Que ya lució su edad:
Si veis órden y paz, amor, justicia,
Adunados reinar en grata calma,
Alzad entonces al Criador el alma. —
¡Esa Es LA LIBERTAD!

Por algunos instantes reina en el salon un furioso tumulto. — Todos gritan y gesticulan d la vez. — Los mas distantes amenazun d nuestro héroe con los puños, los paraguas y bastones, y hasta con los inocentes cachivaches del café, etc., etc. — Alfredo los contempla con una mirada de profundo desprecio.)

Voces. ¡Abajo el visionario!
Otras. ¡Abajo el loco!
Otras. ¡Ese es un aristócrata!

Una voz. ¡Arrancada

Taviera ya la lengua, si lo fuera!

Utra. Pues ¿quién es?

La de antes.

Un poeta...

Otras. Eso le basta.

Consp. 1°.; Lindas cosas!

Consp. 2°. ¡Patrióticas doctrinas!

Consp. 3º. ¡Poeta al fin!

Consp. 1°. ¡Conspirador de farsa!

Alf. : Escuchadme!

Voces desaforadas. ¡No! ¡No!!

Alf. Viles caudillos,

(Con fuerza.)

Y tá, plebe voluble y mercenaria... Voces. ¡Calla, traidor! Alf.

¡Vosotros, nobles jefes,
Hablais de libertad, justicia y patria,
Y execrais la ominosa tiranía
Porque no hubo un tirano que os comprara!
—¡Hez de la humanidad! —¡Del fango imDel vicio y de la estúpida ignorancia, [puro
Elevaros quereis sobre las ruinas
De los que no quisieron vuestra espada!
—Y tú, plebe infeliz, ¿ ser libre quieres,
Aspiras á regirte soberana,
Cuando eres ¡ brota el llanto de mis ojos!
De tus ruines pasiones vil esclava?

Voces. ¡ Perezca el atrevido!

(Varios hombres se abalanzan á la tribuna;
Alfredo saca dos pistolas.)

Alf. ¡El que primero Se atreva á mí!...

Pres. ¡ Dejadle que se vaya!

(Cerrando los ojos.)

(Alfredo se dirige à la puerta, pistola en mano.—Los conspiradores le abren paso con precipilacion, mientras las turbas mas distantes le insultan con silbidos y vociferaciones groseras.)

Alf. ¡Raza nacida á torpe servidumbre! (Deteniéndose en la puerta.)

¿Así ante un hombre solo te acobardas?
Quiero, antes de partir, darte un consejo,
Si es tiempo aún: — No dés tu confianza
A viles ni á traidores: — calla y sufre
Tus grillos mientras fueres tan villana. —
— ¡Jamás un pueblo digno de ser libre
Sufrió de esclavitud la innoble carga!

#### CUADRO SESTO.

AL ESMO. SR. DUQUE DE PERIA.

ALFREDO EN EL GRAN MUNDO.

#### Salon aristocrático.

ALFREDO, BARONESA, MARQUESA, UNA JÓVE M ARTURO; DESPUÉS, DUQUE, CONDESA, DUQUESA UN BANQUERO, UN MINISTRO, UN PERIODISTA, UN ARTISTA, JÓVERES DE AMBOS SEXOS.

CONVERSACION INCCENTE.

Bar. Poeta, dusted por aquí?

Alf. Como usted ve...

Ber. ¿ Vuelve al mundo? Alf. Es un campo muy fecundo De observacion para mi. Marq. | Cosa mas original! ¿Qué sirve la observacion A aquel cuyo corazon Vive en un mundo ideal? Alf. Es un error... ¡A fé mia! Marg. Pues es vulgar opinion. Alf. La verdad es la mision De la suma poesia. La jóv. Del poeta al embustero No hay una gran diferencia... Alf. No se aplica tal sentencia Al poeta verdadero. **Cuando en cual**quiera funcion Dramática, alegre o triste, En vano el pecho resiste A una creciente emocion. Y á pesar del colorete De la dama, y su oropel, Y de que su amante fiel, Feo, chico y regordete, Mas hermoso que Absalon, Y mas alto una pulgada, Sombra chinesca piantada En dos leguas de tacon, Sale gallardo á la escena De entre sucios bastidores; Y á pesar de los furores Del apuntador, que truena; Y á pesar de usted saber Que es todo convencional, En su pecho virginal Siente el dolor o el placer, Y aun contra su voluntad, Rie alegre, o triste llora; Tal sentimiento, señora, ¿Es mentira ó es verdad? Marq. Es un diestro singimiento. La jóv. No, Marquesa : — ¡ verdad pura! Alf. Pues cuando en la noche oscura Y en solitario aposento, De una vela al resplandor, Lee usted en cualquiera historia Las desdichas de la gloria O las penas del amor; Y á los soñados enojos De una pintada figura, Sube el llanto de amargura Del corazon á los ojos; Diga usted: — La potestad Que, sabido el fingimiento. Ejecuta tal portento, ¿Es mentira, ó es verdad? La jóv. ¡Verdad!

Ki vulgo delira

Art.

Cuando al genio verdadero Aduna el servil coplero Sectario de la mentira; Y es suyo propio el error, Pues cree poeta sin par Al miserable juglar, Mecánico rimador. Alf. Es cierto... Por vida mia, Marg. No lo llego à comprender. Art. Es fuerza, para creer, Sentir, en la poesia. Marq. Si no le fuera enfadoso Darme su definition... *Art*. Darla buena, en mi opinion, Empeño es dificultoso. Marq. Luego, no hay tanta verdad, Si á un ingenio tal abruma... Art. Pues bien: — ; es la ciencia suma... La luz de la humanidad! Bar. Eso es algo exagerado... Marq. Y altisonante y oscuro... Alf. No se canse usted, Arturo, En probar lo ya probado. — Nunca será la razon Piedra de toque al talento; Su juez es el sentimiento, Su palenque el corazon! Marq. ¿Quién entra alli? La Condesa, Nuestra amiga. Hay tal descaro! Marg. ¡Venir sin ningun reparo A insultar á la Duquesa! Art. ¡A insultarla! — ¿Cómo así? Marq. No sabe usted lo que pasa Há ya tiempo en esta casa? Art. No... Es público por ahí. Marq. El Duque, que es un señor Al parecer muy formal, Profesa un culto especial Al dios pequeñuelo, Amor. Art. ¿Y qué? Marq. De la bailarina Que sabe usted, ya cansado, A la Condesa ha inclinado Su amor... ¡Lengua viperina! Bar. (A Alfredo.) Art. 1Y el Conde? ¡Es todo un marido! Marq. La jóv. Tiene ojos, pero no ve... Marq. | Pobre Duquesa! — No sé Cómo hasta hoy los ha sufrido. Bar. Vamos, señora Marquesa,

Oue ella se venga muy bien

Con...

Marq. | Qué lengua! (A Arturo.)

Art. | La de quién?

(Con ironia.)

Marq. ¿No ha oido á la Baronesa?

(La Duquesa se acerca, trayendo de la mano á la Condesa. — Cambio de besos como el de Júdas.)

Bar. ¡Bien venidas las hermosas!
Duq. ¿Qué haceis en este rincon?
Bar. En buena conversacion...
Marq. Hablábamos de mil cosas
A cual mas indiferente...

Marq. ¡Qué malicia!

Cond. Esto aumenta la delicia Del pasatiempo inocente.

Cond. 1Sin murmurar?

Bar. Alli viene su escelencia Asnal.

Art. Ese es un ministro... (A Alfredo.)
Alf. Ya ha caido otro registro.

Bar. Y el tipo de la insolencia Detrás...

Alf. 1 Quién? (A Arturo.)

Art. Un périodista

Que fué sastre ó zapatero...

Marq. ¡Uf! — Y el asno del banquero... Cond. Con el estúpido artista.

Marq. ¿Cómo tan tarde, señor?

(Al Ministro.)

Cond. ¡Hola! — ¡El tenor celebérrimo!

Bar. Y el ministerial acérrimo.

Marq. ¡Y Creso el encantador!

—;Qué cuatro para tirar

(Aparte à Alfredo y à Arturo.)

Del carro de la basura!

Alf. ¡Qué perversa criatura! (A Arturo.)

Art. Pues como ella hay mas de un par.

Alfredo va al encuentro del Duque, que acaba de entrar.)

Min. ¿Quién es ese?

Es un autor

bramático...

Yin. ¡Celebrado?

Bor. Tal cual...

Art. Es muy desgraciado.

Bar. Es su enemigo mayor di propio...

Min. ¿Cómo?

Bar. Si. — El gremio

De los poetas evita...

Art. Por lo cual este le quita Siempre el merecido premio.

Marq. De su genie la asperesa,

Su procaz mordacidad...

Art. Son amor á la verdad Y generosa franqueza.

Marq. De pública vos y fama Es cuanto aquí he repetido.

Art. Siempre el vulgo ha perseguido

A quien sus vicios proclama.

Min. No tiene mala figura...

Bar. Eso si: — finos modales...

Art. Es de gentes principales

La verdadera finura.

Period. No carece de talento.

Art. Nadie le tuvo mayor...

Banq. Y les rico ese buen señor?

Art. De virtud y entendimiento. Banq. Señor Conde, ese papel

No tiene curso en la plaza...

Art. Ya sé que usted lo rechaza.

Banq. 2 Yo?...

Min. (¡Atrevido es el doncel!)

Per. Es bicho raro...

Art. Es verdad...

Como usted bicho comun...

Per. ¡Caballero!... Soy...

Art. Segun

Se estila en la sociedad.

Min. Y des noble?

Per. ¡Quiá!...

Art. Con certeza

No hay uno en todo el salon Que tenga mejor blason Ni mas antigua nobleza.

Min. ¿Es nuestro amigo? (Al periodista.)
Per. Al contrario...

Min. Si una cruz se le otorgara

O pension...

Art. Las rechasara Como un cohecho nefario.

Alf. ¡Gracias, hermano i Adeluntándose hácia el aruno y tendi:

(Adeluntándose hácia el grupo y tendiendo la mano á Arturo.)

Art. ¿Por qué?

Alf. Como hablais sin precaucion, Sin la menor intencion Cuanto hablásteis escuché.

(El Ministro y Periodista quedan como alelados. — Alfredo les saluda y váse.)

El anciano escuchaba
Con atencion la singular historia,
Mientras la tierna niña se estasiaba
Oyendo el són de aquella voz suave,
Sonora cuanto grave;
No hallando nada igual en su memoria,
A la triste mirada
Ni á la serena frente dilatada

Del jóven narrador; — y el tierno seno Se agitaba con algo parecido A un presagio feliz de dicha ó gloria, Antes jamás sentido En aquel corazon, de todo ageno.

En tanto que, sereno,
La narracion Alfredo proseguia;
Y el aya, que á pedazos se caia
(Súplase aquí de sueño),
Entre una y otra recia cabezada
Solia despertar sobresaltada,
Creyendo que su dueño
Su descortés conducta reprendia;
Y á Alfredo interrumpia,
Diciendo en ronca voz y tono enfermo:
Yo, para oir mejor, finjo que duermo.

# CUADRO SÉPTIMO.

AL ESCMO. SR. MARQUÉS DE AUÑON.

#### CONTRASTES.

Es una tarde plácida
Del caloroso estío:
Riando suspira el céfiro,
Pasa callando el rio,
Y tras de escelso monte
Que cierra el horizonte,
Se oculta el disco pálido
Del moribundo sol.

Y en las supernas bóvedas Mil grupos intranquilos De leves nubes mézclanse En caprichosos hilos; Formando en sus celajes Riquísimos encajes De oro y zastro espléndido, Y nácar y arrebol.

Callan los ecos tímidos
Del bosque y la pradera;
Yace en reposo tácito
La creacion entera;
Y en la fiorida alfombra,
Grata, invitante sombra,
Reclina el cuerpo lánguido
Un jóven cazador.

Quietud profunda, unánime, El valle así domina, Que ni aún se escucha el hálito Del aura vespertina; Y del mancebo el alma, Contraste á la honda calma, Rasga el turbion terrífico Del llanto y el dolor.

En lo pasado, lúgubres
Se agolpan las memorias
De goces mil efimeros,
De mil soñadas glorias:
Las puras alegrías
De sus primeros dias,
Que cual fugaz relámpago
El tiempo arrebató.

Y luego el vago anhélito
De aquella edad florida,
Lago tranquilo y diáfano
Del mar de nuestra vida;
Lago trocado en breve,
Por el destino aleve,
En borrascoso piélago
Que el ábrego agitó.

La juventud riquisima
De fuerza y de bravura,
Que á las futuras épocas
Con planta va segura;
Sin ver que los engaños,
Aun antes que los años,
En multitud indómita
Su fé quebrantarán.

¡Cuántos halagos pérfidos
De impúdicos amores!
¡Cuántos afanes improbos
Con fruto de dolores!
Y el jóven, en su llanto,
Contempla con espanto
Las mil y mil imágenes
Cómo pasando van.

Aquí, cual lampo, rápida,
Carmin el rostro y nieve,
De una muger bellísima
Pasa la sombra leve:
De faz encantadora,
De corazon traidora,
Fué la primera ráfaga
Que ajó su juventud.

Allí otra sombra lívida Cruzó con paso lento; Primer error del ánimo Siguió al del sentimiento; Y á aquellas dos beridas Mas crudas y sentidas, La fe, en su pecho náulraga, Dudó de la virtud!

Tras estas, un sinnúmero De sembras van pasando, De faz las unas tétrica, Otras de rostro blando; Varones y mugeres De varios pareceres, Y empero, todos hábiles Maestros de traicion.

Luego recuerdos vividos
De júbilos pasados,
Y amor y gozo púdicos,
Un tiempo despreciados,
Y un malestar creciente,
Desgarrador, latente,
Conturba al par del mísero
El seno y la razon.

Despues, formando círculo Las diáfanas figuras, Pueblan en torno el ámbito En danzas mil impuras; Y el jóven, conturbado, Se juzga ya bajado, En tenebroso vértigo, Al Báratro infernal.

Y el corazon, impávido Un tiempo, á lid tan ruda, En su temor sacrilego Hasta del cielo duda; Cuando, cual sol naciente, Levántase en su mente, Una tras otra línea, Un ser angelical.

Y la memoria aligera
Despierta una por una
Las notas de aquel cántico
Que le arrulló en la cuna;
Y a aquella voz suave,
Y al propio tiempo grave,
Siente en el pecho subita
La calma renacer.

La imágen lenta acércase
Con paso majestuoso;
Se alzan los secos párpados
Del sueño fatigoso,
Y por las mil heridas
Del alma, doloridas,
Siente el cuitado un bálsamo
Dulcísimo correr.

— Tras ella, blanda, timida, En honda lontananza, Surge una virgen púdica, Emblema de esperanza; Y luz tan peregrina Baña su faz divina, Que el coro de los ángeles No la gozó mayor.

El jóven, mudo, estático, Contempla su hermosura, Bañado en tiernas lágrimas De amor y de ventura; En tanto que, amorosa, Sonriele piadosa La alta vision, y el huérfano Olvida su dolor.

Y cual del iris fúlgido El arco prepotente Disipa la caligine Del huracan rugiente; Las célicas visiones Destierran las legiones De espiritus maléficos Del Tártaro al confin.

Y fuera ya del vórtice De su soñar aciago, De lejos ve su espíritu Un bonancible lago, En cuyas ondas puras, Con el ambas figuras, Dírigense á las márgenes Do el júbilo es sin fin.

Y el alma en esa mística Contemplacion del cielo, De la prision corpórea Roto el opaco velo; Cándida, leve, pura, Remóntase á la altura Do alientan los arcángeles Mil himnos de placer.

Y de la vida inmémore Olvida sus enojos, Y en la vision seráfica Fijos entrambos ojos, En mares se estasia De amor y de armonía, Al pié del tabernáculo Del infinito Sér!

Mientra en la axul atmósfera Bogando va la luna, Cual surca el cisne cándido La véneta laguna; Trayendo entre desmayos Sus blanquecinos rayos A tierra y mar los éstasis Divinos del amor.

Y con murmurio plácido Va resbalando el rio, Y se oye de la tórtola El cariñoso pio, Y con susurro blando El valle embalsamando, Mueve amoroso céfiro El cáliz de la flor.

# SEGUNDA PARTE.

₩×

# CUADRO PRIMERO.

A PEDERICO DE MADRAZO.

#### LA VUELTA.

I

Por una angosta senda,
Con paso fatigado,
Un jóven peregrino
Camina con ardor:
A ocaso el sol declina,
Y ya tras de un collado
Vecino, moribundo
Se oculta su fulgor.

Es una montañuela
De cuya verde cumbre
Se mira un ancho valle
De gran fertilidad:
Ya en él no da la viva
Del sol fulgente lumbre,
Y su reflejo vago
Mas límites le da.

Llegando alli el viajero,
Detiénese anhelante,
Descubre respetuoso
Su frente juvenil;
Y gota á gota baña
Su intrépido semblante
Llanto de amor, que sube
Del pecho varonil.

Despues de tan crüeles Larguísimos pesares Concédele fortuna Un punto de placer: Aquellos son los dulces, Sacros, paternos lares, Que tras prolija ausencia Torna dichoso á ver.

Allí por vez primera
Amó y fué tan amado;
Allí aprendió el purísimo
Amor de la virtud:
Allí do vuelve ahora
El pecho lacerado,
Tocando al fin su efimera
Primera juventud.

Y mil recuerdos caros
Agólpanse en su mente,
Memorias placidísimas
Del tiempo que pasó;
De la fugaz infancia,
Edad tan inocente,
Donde ni amargas lágrimas
Ni penas conoció.

Y en torno á sí mirando,
Tortura su memoria,
Y nombra uno por uno
Objetos mil y mil:
Testigos todos fueron
De su primera historia
Las peñas y los árboles
Del rústico pensil.

Aquel es el collado, Aquella es la ladera Que al aura vespertina Solia recorrer: Allí le daba rosas La gaya primavera; Só aquel frondoso tilo Sentábase á leer. Mas lejos... sí... es aquella
La fértil enramada
Donde á la viuda tórtola
Su esposo devolví;
Y aun oigo el blando arrullo,
Y aun veo la mirada
Con que pagóme, trémula,
El gozo que la dí.

Aquellos verdes juncos
Y cimbradoras cañas
Que forman vagas ondas
Un poco mas allá,
Cubren el claro arroyo
Que corre entre espadañas,
Y al mas cercano rio
A confundirse va.

Y el gótico castillo
Que miro en lontananza,
Es de mi tio el Conde
Espléndida mansion;
Mas no descubro el techo
Do yace mi esperanza...
¡Qué anuncia este vivísimo
Latir del corazon?

- Y de la humilde cumbre Bajando va hácia el valle, Y una ansiedad creciente Le agita á su pesar : Esmaltan gayas flores La tortüosa calle, Cuyo perfume aspira, Sin verlas, al pasar.

Con presurosos pasos
Ya corta la lianura;
Ya un verde bosquecillo,
Corriendo, atrás dejó;
Ya de una suave loma
Llegando va á la altura;
Mas al llegar, la rápida
Carrera suspendió...

#### II

Descubrese de alli el humilde techo Que cobija el paterno, sacro hogar, Y el corazon, saltándose del pecho, Casi le hace imposible respirar.

Alli en aquel estrecho y pobre asilo, El amor maternal meció su cuna; Allí el sueño durmió puro, tranquilo, De aquel que aún no lidió con la fortuna!

¡ Allí de un padre el labio venerando Dictó la ciencia á su pueril razon, Y en su alma inocente fué infiltrando Los gérmenes de honor y religion!

Mas ¡ay! ya no verá su rostro amado Ni volverá á escuchar su voz querida; Lejos aún era el jóven desterrado Cuando apagó la enfermedad su vida.

¡Ay! — Mirándose á par huérfana y viuda, ¡Vivirá aún la desolada anciana, O del flero dolor la espada aguda Habrá segado su existencia humana?

Y á tan infausta idea le fallecen Las fuerzas y se anubla su razon, Y sus músculos todos se estremecen, Y su sangre refluye al corazon.

¡Dulce filial amor, santo cariño, Imágen pura del eterno amor; El hombre fuerte, como el débil niño, Sienten iguales tu divino ardor!

¡Unico sentimiento de la tierra Que no cede á la humana veleidad, Y guarda pura en la mundana guerra, É invariable, su duice intensidad!

¡Virginidad del alma, hasta la muerte incólume de manchas y de error; Flor mas lozana y olorosa y fuerte En las roncas tormentas del dolor!

¡ De la fé paladion, arca sellada, Gérmen que lleva en si toda virtud, De amor divino prenda conservada Hasta en la ignominiosa esclavitud!

— Tiembla el jóven, y llanto de agonía Baña copioso el varonil semblante; Mas reune su fuerza y energía, Y sigue por la senda hácia adelante.

Y ya descubre el humo vaporoso Que en parduzca espiral sube á la altura; Ya mira... Mas de un canto religioso Se oye entonces la mística dulzura. Un canto melancólico y suave, Del corazon tristísimo lamento, Con la música dulce cuanto grave Que fué de un moribundo pensamiento (1).

En la tierra al alma
No hay consuelo ya,
¡La perdida calma
Nunca volverá!
Sin el caro esposo,
Presa del dolor,
¿Dónde el tiempo hermoso
Del amor?

Tórtola viuda,
Deja ya el pensil,
La estacion es ruda,
Ya acabó el abril:
Fué la primavera
Tiempo del amor
¡ Y esta es la ribera
Del dolor!

¿ Dónde el caro nido Que con él labré, Y el pensil florido Dónde, dónde fué? Débil fué el escudo De mi tierno amor ¡Ay! del noto rudo Al furor.

Mas no gimas, alma,
Cese el duelo ya;
La perdida calma
Presto volverá:
Con el caro esposo,
Libre del dolor,
Vuela al reino hermoso
Del amor!

Cesó el canto por fin, y aun estasiado Oye el jóven, sin voz ni movimiento, Que, del aura nocturna modulado. Aun dulce vibra su postrer acento;

Y sube á las regiones que el sol baña En vagas espirales de sonido, Y en breve en el hogar y en la campaña Todo quedó en silencio sumergido.

(1) El último pensamiento de Weber (primera parte).

## CUADRO SEGUNDO.

A MI MADRE.

## EL HIJO, LA MADRE.

¿Tornaste á ver, lector, tras larga ausencia La verde orilla de los patrios lares? ¿Despues de pesadisimas fatigas, Y congojas y sustos y desastres. En medio á indiferentes corazones, Desvalido y oscuro caminante, Al fulgor del lucero matutino O al crepúsculo vago de la tarde, Acaso descubriste el pobre techo, Templo de los domésticos penates? -Di: - ino sentiste entonces los latidos Del tierno corazon centuplicarse; Ser poco el aire á tu anhelante seno, Estrecho al curso de la hirviente sangre; Trémula vacilar tu planta sirme, Y tus ojos de lágrimas llenarse? Y 1 en medio á las violentas emociones Del fuerte cuanto súbito combate, Sumirse el alma en un inmenso piélago De santo amor y dichas inefables? — Si tal placer sentiste, empresa inutil Será que ahora me esfuerce yo en contarie; Mas vana aún si te es desconocido: Que ni el genio mayor fuera bastante, Ni es dado á lengua alguna que usen hombres Describir las delicias celestiales.

— Llamó Alfredo á la ya cerrada puerta
Con golpes al principio vacilantes,
Respondiendo al rumor intempestivo
Con su sordo gruñir los fieles canes;
Pero aún repiten los campestres ecos
Los golpes, aunque tímidos, vibrantes,
Y reina ya en el rústico tugurio
El silencio anterior: — en són mas grave
Torna á llamar el jóven, y redoblan
Los perros sus gruñidos formidables:
— Una voz cariñosa les reprende
Su honrado celo; tuércese la llave,
Y un instante despues sobre sus quicios
De la ancha puerta entrambas hojas se abren.

Una muger de humilde continente Y pobre, aunque limpísimo ropaje, Asoma en el umbral: — su dulce rostro Ageno á las revueltas tempestades De la mundana vida, empero lleva De la provecta edad claras señales.

Al mirar al viajero, cautelosa

Etamina la edad, el rostro y traje,

Y luego cariñosa le saluda,

Contenta al parecer del nimio exámen.

— Era el ama de Alfredo; mas su vista,

Con la edad disminuida ó con los males,

La impide que al mancebo reconoxca,

Mientras este, de gozo palpitante,

Quiere abrazarla; — empero se contiene,

Y la saluda en voz tranquila y grave.

Ama. ¿Qué se os ofrece, señor?

Alf. Soy, como veis, peregrino...

Ama. ¿Habeis errado el camino?

Alf. No pienso tal, por mi honor.

Ama. Pues la senda que traëis

Solo conduce á esta hacienda.

Alf. Luego no he errado la senda...

Ama. ¿Qué decis?

Alf. Ya lo sabréis.

Ama. Pero entrad, jóven, entrad...

Ya demasiado os detuve...

En preguntar me entretuve.

Alf. Fué justa curiosidad.

Ama. Sentáos... hé aquí un sillon...

(Acercándolo.)

Avisaré à la señora...

Alf. ¿ Dónde está?

Ama. En su cuarto ahora...

(Yéndose.)

Alf. ¡ Quedo... quedo, corazon!...

- Y con un sentimiento inenarrable

be dulce y melancólica alegría

La sala casi oscura

Examina en redor: — á cierta altura

be la pared sombria

Ve de su padre el rostro venerable,

Que á la dudosa luz vivo parece...

Y el alma se estremece,

Y en el suelo y postrada la rodilla,

Su bendicion con lágrimas implora. —

- Y á un reflejo fantástico que brilla

Sobre el pintado lienzo, se figura

Que dirige la sombra protectora

Su mirada de angélica ternura

Sobre el mancebo que á sus plantas llora.

Entre tanto, los perros advertidos
Por el instinto súbito y certero
Que distingue su raza, del viajero
Se arrastran á los piés, y con ladridos
Tremulos y amorosos alaridos
A su modo demuestran su contento;

Pero en aquel momento
Oye el jóven un paso vacilante.
Y, el pecho palpitante,
Se pone en pié con raudo movimiento.
Parece una muger: — un breve instante
Ve el rostro juvenil, desconocido,
Y, los brazos abiertos, á él se lanza,
Dando de amor tiernísimo gemido. —
«; Oh mi dicha, mi gloria, mi esperanza,
Del alma hijo querido!
¡Por fin; oh Dios! te estrecho
Sobre el amante pecho
Que tanto tiempo te lloró perdido! »

Y le besa en la frente y ambos ojos, Y la negra, empolvada cabellera, Y le torna á besar, y sus enojos Olvida, y por dichosa se tuviera La infeliz si besándole muriera!

Luego á la imágen del perdido esposo Convierte la dulcísima mirada, Y brota de dolor llanto copioso De su alma lacerada... Pero torna á mirar la prenda amada De aquel tan casto amor como felice, Y le torna á besar y le bendice, Y le torna á besar y se consuela... Alfredo á sus caricias corresponde, De tierno amor en lágrimas bañado; Mientras que, á su pesar, la mente vucla Al lejano confin donde se esconde Un ángel adorado... «¡Oh! — De mi madre al lado, ¿Por qué no es hoy completa mi alegria?» — Y el alma en voz sumisa le responde : «¿Puedes tú ser dichoso sin Maria?»

CUADRO TERCERO.

A GEWARO PEREZ DE VILLA-AMIL.

EL NIÑO.

Alfredo en la orilla del mar.

I

Era el hora serena y apacible En que espira la luz del rey del dia; El viento susurraba bonancible, El mar sobre la playa se dormia...

De cuando en cuando, con rumor süave, Alguna ave marítima en su vuelo, La calma interrumpia dulce y grave, Que reinaba en el viento y mar y suelo.

Alguna aventurera golondrina, Que volvia al paterno caro nido, O la veloz paviota blanquecina, Nuncio leal del Noto enfurecido;

O de un peñasco altísimo y desnudo, Titan en la ribera encadenado, Lanzaba el alcotan su grito agudo, Pirata de los aires despiadado.

Mas cesaba el rumor, y proseguia El blando imperio de la dulce calma, Y Alfredo, meditando, repetia Con la corpórea voz la voz del alma.

#### EL SOL PONIENTE.

MEDITACION.

¡Con cuán lenta majestad, Noble luminar del dia, Camina tu claridad, De la azul region vacía Por la vasta inmensidad!

Puebla tu luz bendecida
Tierras y mares y vientos,
Y á tu fuerza enardecida
Tornan de nuevo á la vida
Los dormidos elementos!

Por la region celestial, Entre celajes de tul, Vas, gigantesco fanal, A perderte en el cristal De ese inmenso espejo azul.

Y palidecen los rayos De tu luz deslumbradora, Y mientra el mundo te llora, Entre lánguidos desmayos Tu disco se descolora. Y como á perderte vas En el remoto occidente, El corazon y la mente Preguntan si volverás Por las puertas del oriente.

Volverá tu resplandor A animar tierras y mares Con fuego generador, É inmensos himnos de amor Se alzarán de tus altares;

Mas al ver esa del dia Postrera luz moribunda Siento presa el alma mia En misteriosa y profunda Y santa melancolía;

Que eres imágen, o soi, Del cenit en la altitud, De la fuerza y juventud, Y tu pálido arrebol, Presagio del ataud!

¡Quién sabe, o sol, si mañana
 Cuando torne el mundo á verte,
 Por decretos de la suerte,
 Cuanto es en mi vida humana
 Será presa de la muerte!

¡Si el osado corazon, En que hoy sangre hirviente late, Y la altanera razon, No oirán ya la confusion De este revuelto combate!

Y empero, el alma atrevida Y el rápido pensamiento Reluchan con ardimiento, Sin contemplar que es la vida Un efimero momento!

¡Sin ver ¡ay! que la ambicion, Que en incesante agonía Turba el pecho y la rason, Sueño es de la fantasía, Delirio del corazon!

— Miserable humanidad, A tantas giorias creada Por la suma Potestad, ¿Nunca serás perdonada De tu primera maidad?

Por ta soberbio pecado Te condena un Dios airado A recoger job deler! En llanto y sangre amasade El fruto de ta sudor i

- Raza de ángeles caidos, Del cielo desheredados. Que naceis entre gemidos. Y vivis desesperados. Y moris desprevenidos!

¿Por qué la vida adorais? Por qué à la muerte temeis? - ¡Tanto al bien desconoceis, Que el dolor idolatrais Y la dicha aborreceis! --

10h padre sol! — Si mañana, Cuando torne el mundo á verte, Fuera presa de la muerte Cuanto es en mi vida humana, Por decretos de la suerte:

De cuánto amargo dolor, De cuánta flera inquietud Me libertara, en su amor, El sumo Dispensador De la dicha y la virtud!

Tú, en tanto, ó sol, por igual, En tu carrera gentil, Viertes tu puro raudal Sobre el áspero erial Y el aromoso pensil;

Que eres imágen sensible De la suma Potestad; Y al bien y al mal impasible, Signes tu curso apacible Con serena majestad.

-Púsose el sol en fin; — el claro cielo Cubriase de pardos nubarrones, l'empezaba á turbar el mar y el cielo La vos de los tremendos aquilones.

Tornóse á convertir hácia este mundo Del joven el veloce pensamiento, Chando el mer se agitaba furibundo Bajo el azete del airado viente.

Y miró en derredor, como buscando En la borrasca súbita un asilo, Y á un niño vió en la playa, meditando Con tan triste ademan como tranquilo.

Como una estatua del dolor, plantada Del mundo en medio al vórtice, le mira, En pié sobre una roca ya bañada Por las olas que el mar lanza en su fra.

Al aire en rubios copos ondulantes Se agita la rizada cabellera, Bañada por las chispas coruscantes De las olas que invaden la ribera,

Los flacos, tiernos brazos levantados. Como implorando la piedad del cielo, Y los ojos, en lágrimas bañados. Con expresion de amargo desconsuelo.

É inmóbil sigue en su pensar sumido, Ageno á las borrascas de la tierra, Mientra á sus plés el mar enfurecido Ruge del noto á la incesante guerra.

Mas ve Alfredo el peligro, y á él se lanza, Y le coge, y en rápida carrera Hácia el cercano bosque se abalanza, Hasta perder de vista la ribera:

Y so el verde espesisimo ramajo, Que allí le ofrece momentaneo abrigo, Detuvo un punto el rápido viaje, Y al niño interrogó con tono amigo:

Alf. 1 Qué hacias, niño, tan tarde En la ribera del mar? Niño. Señor, rezar y llorar... Alf. Dime, y así Dios te guarde, Leres huérfano? Niño. Senor, Perdi hará un año á mi padre: Pero aún gozo de mi madre El inmenso y santo amor. Alf. a Sois pobres? Niño. Lo somos tanto, Que la mitad de la vida Es nuestra sola comida Nuestro amarguísimo llanto. Alf. ¿Dónde vivis? Niño. Caballero, Si jusgais que vida sea.

En esa vecina aldea...

Pero vos... ¿sois forastero? Alf. No: - nací en estas regiones; Mas, dime: en vuestra horfandad 1 No os ayuda la piedad?... Niño. Duros son los corazones De los ricos de la tierra... Alf. Pero... and teneis amigost Niño. Como nosotros: mendigos. - La puerta nunca se cierra Del pobre; — pero en su hogar Halla el que lo ha menestar, Males que compadecer Y miserias que llorar... Alf. Hablas, niño, como diestro En las desgracias del hombre... Niño. Mi experiencia no os asombre: La miseria es gran maestro. Alf. Quisiera saber tu historia... Niño. Su cuento os afligirá... Además, es tarde ya, Y con hambre no hay memoria. Alf. Tienes hambre? El dia entero Niño. De puerta en puerta corri... ¡Solo insultos recogi! — Ayer tarde un cabaliero Me dió un pan, aunque algo duro, Grande y blanco: — hambre tenia, Un hambre de todo el dia, Buen caballero, os lo juro. Mas de mi madre y mis dos Hermanitos me acordé, Y entero se lo lievé... Alf. ¡Nadie hiciera mas, por Dios! Niño. En tres partes desiguales Mi madre el pan dividió Y á mí la mayor me dio... Yo dividí en dos iguales La mia, y una la dí... El hambre me devoraba: Partí en dos la que quedaba, Y una de ellas me comil Alf. 1Y la otra? La conservé, Niño. Previniendo el hambre de hoy, Porque yo el mas fuerte soy... — Esta mañana se fué Mi madre hácia la ciudad Cercana, de una parienta Suya, noble y opulenta, A implorar la caridad. Yo parti entre mis hermanos El pan guardado de ayer, Y despues fui á recorrer Los cortijos comarcanos. Alf. ¡Oh sublime abnegacion! Niño. No os entiendo, por mi nombre... Tengo diez años : soy hombre;

Cumpli con mi obligacion. El dia entero corri En vano de puerta en puerta: No hallando ninguna abierta, Del mar á la orilla fui Esperando allí encontrar, Por la marea arrastrado, Algun marisco olvidado Con que pudiera lievar A mis hermanos sustento; Pero, como el hombre impio, Hallé sordo al llanto mio El despiadado elemento! Alf. 1Y entonces? Desesperado, Niño. De una vez quise acabar, Y pensé arrojarme al mar... Pero en breve, avergonzado De mi ingrata cobardia, Desde mi hondo desconsuelo, Volvi, como antes, al cielo Toda la esperanza mia! Y oraba mi corazon A par con mi pensamiento, Cuando vos disteis violento Fin & mi humilde oracion.

Alfredo absorto oia
Aquella ingenua y admirable historia,
Que con su voz pueril le repetia
El niño, y contra el pecho le oprimia
Con amor, mientras rauda la memoria
Mil hazañas y mil le recordaba,
Que el mundo registraba
En el archivo eterno de la gioria...
¡ Cuán pobres y mezquinas las hallaba!

— Aquel niño le daba en su flaqueza
El mas ilustre ejemplo
Del humano valor y fortaleza. —
¡Cuánta clara proēza
Desde el difícil, encumbrado templo,
La fama trapacera encarecia,
Que entonces á sus ojos parecia
Una farsa grosera,
Parodia de la gioria verdadera!
¡Cuántas palmas triunfales
Y envidiados laureles;
Cuántos heróicos hechos, inmortales,
Convertidos en falsos oropeles!

Y sobre si y la humanidad lloraba, O con sarcasmo amargo se reia, Y á par del llanto ó gelida ironia, De si y de los demás se avergonzaba! Mas pasó ya la tormenta, Y entre cándidos celajes Su faz asoma la luna, Consuelo de los mortales.

Quiere el niño despedirse, Y Alfredo, con voz amable, Le ruega que le conduzca A la choza de su madre.

Y por una angosta senda Ambos van, aquel delante, Con paso en que se traslucen La fatiga á par y el hambre.

Y despues de un corto trecho Detiénese vacilante, Y á su fiero, unido impulso, Al fin desmayado cae.

Entre sus brazos amigos Coge Alfredo al tierno infante, De cuyo angustiado pecho Se exhalan trémulos ayes;

Y entre sonidos confusos, Que se pegan á las fauces, No con acento de ira, Sino de angustias mortales,

Escucha Alfredo estas voces, Que rotas del pecho salen: «¡Los ricos son el cuchillo; Los pobres somos la carne!»

Ya de la cercana aldea Toca el jóven los umbrales, Llevando en sus brazos siempre Al niño casi espirante: —

Llega al materno tugurio, Donde con prontos cordiales Vuelto en si apenas el niño, Quiere ir en pos de su madre.

Su protector no se opone, Y le acompaña; mas antes Tomó consigo dinero, Provisiones y ropajes;

Yá la alma luz de la luna, Que alegra tierras y mares, Ambos á pié se encaminan A la cabaña distante;

Y entonces, no el niño, Alfredo Es quien dice con voz grave: «¡Los ricos son el cuchillo; Nosotros somos la carne!»

II

#### LOS HUÉRFANOS.

En una choza cubierta De poca y húmeda paja, Que da libre paso al viento Y corriente libre al agua;

A la luz tenue y rojiza De una moribunda lámpara, Cuyo reflejo dudoso El confin estrecho agranda;

Medio oculta entre las sombras, Macilenta, desgreñada, Se mira una hermosa niña, Que da á la puerta la espalda.

Pobres harapos apenas Sus tiernas formas recatan Del frio y de la tortura De indiferentes miradas;

Y á no ser por sus cabellos, Que en copiosas ondas bajan Hasta el escabel humilde Do yace entonces sentada,

Por mil partes, sin esfuerzo, Libres los ojos, miraran La tersa y mate blancura De sus formas descarnadas.

Aún ocho años no ha cumplido, Y la fortuna contraria Imprimió en su tierna frente El sello de su honda saña.

No se ve ya en sus facciones Esa tranquila ignorancia Que el albor de nuestra vida De tanto atractivo esmalta; Ni sus mejillas ostentan La morbidez de la infaucia, Ni su sonrisa graciosa Los dulces labios separa.

— ¡Ay triste! — Adultos dolores El corazon le desgarran, Y son sus ojos dos fuentes De lágrimas bien amargas!

Tiene en sus brazos á un niño En la edad de la lactancia, Y le acaricia tan tierna, Y le riñe tan sensata,

Que, mirándola, parace Alguna piadosa fada, Que so un disfraz allí vino Del tierno infante en la guarda.

— Y es que al alma el infortunio Es lo que el riego á las plantas, Que con él mas presto crecen, Y mas fuertes y lozanas;

Y el dolor, profunda escuela, Que depura y aquilata, Cual los metales el fuego, Las tres virtudes del alma. —

— Bondad de la Providencia, Que quiere así equilibrada De las humanas fortunas La caprichosa balanza.

Con materno amor oprime
 El niño á su corazon,
 Y mas bien que canta, gime
 Esta sentida cancion:

« Duerme, duerme, niñe mio,
Cierra un instante los ojos,
Huye del hambre y el frio
Los enojos :
Por tí cariñosa velo
Mientras viene á calmar nuestro quebranto,
Pio el cielo.

Las ansias devoradoras Pasarán, y crudas penas, Y vendrán otras auroras Mas serenas. De nuestro hondo descensuelo ¿Quién enjugar podrá el deshecho Hanto Sino el ciclo?

> Duerme hasta el próximo dia, Hermano mio del alma, Que hay tras la borrasca umbria Dulce calma.

Mirando nuestro desvelo Está aquel padre que nos quiso tanto, Desde el ciclo!

> En tanto Alfredo y su guia, Ya dentro de la cabaña, Con eficaces socorros El llanto del niño acailan.

Y duerme ya; — y meestro jóven De la semidesmayada Niña, el vigor moribundo Con alimentos restaura;

Y... pero un sordo gemide, Que resonó hácia la entrada De la choza, le interrumpe... Vuela Alfredo, y mustia, pálida,

Sin sentimiento y sin puise, Cual de un rayo fulminada, Ve una muger cuyo restro Un pañizuelo recata;

Pero á la incierta vislumbre De la moribunda lámpara, Que de soslayo ilumina La faz de la infortunada;

Mira con dolor y asombro Que la que yace á sus plantas Es aquella Adela, un tiempo Tan orguliosa y gallarde.

Entre sus brazos robustos Con prontitud la levanta, Y sobre el misero lecho Al fin la triste descansa.

- Por su egoista parienta Con gran rigor rechazada, Tomó sin socorro alguno La vuelta de su cabaña; Y al hambre y á la fatiga, Y á la vista inesperada De aquel que un tiempo ofendiera, Sintió desgarrarse su alma. —

Piadoso Alfredo, la anima
 Con cariñosas palabras,
 Y sobre su honor le jura
 Socorrerla y ampararla.

Y cuando ve á la infelice Mas tranquila y resignada, Tuerce el paso presuroso A do su madre le aguarda.

#### RÉVERIE.

**A** .....

Timida, blanda, misteriosa, para, Manantial de suavisima alegria, Revelacion de célica ternura, Oculta, omnipotente simpatía:

Primer impulso del amor, primera Emocion, que al nacer agita el alma; Mas dulce que el amor, mas que el sincera, Suma espresion de la divina calma;—

Por tí el humano corazon se lanza Ciego en los brazos del ignoto amigo; inmenso tu poder, á unir alcanza El corazon de un rey al de un mendigo.

Mas inerme que el niño aún en la cuna, Toda candor y paz, toda inocencia, Hasta el mudable humor de la fortuna Sujetas con dulcísima violencia.

No hay vallas para tí, ley ni costumbre, Dobléganse á tu voz pueblos y reyes; Que es del cielo tu blanda mansedumbre, Y de la tierra las humanas leyes.

Misero el corazon que en sí no siente Vivido arder tu poderoso encanto; En vez de vida plácida y riente, Será la suya de dolor y llanto. Muy mas misero aquel, enardecido En él por otro corazon helado; Que es amor, cuando no es correspondido, El único dolor desesperado!...

- Vuelto al hogar paterno, La existencia de Alfredo resbalaba Tranquila, no dichosa; Que, grato de su madre al amor tierno. Empero dia y noche le aquejaba, Fijo el recuerdo de la niña hermosa; --Y al ver su posesion tan imposible, Con desaliento horrible Su postrera esperanza se apagaba. Mas, cuando el paso incierto Dirigia á la costa solitaria Del mar, y al ancho pielago desierto, La mirada tendia. Despues de alguna férvida plegaria, A lo lejos mirar le parecia Surgir otra ribera hospitalaria, Donde entre nubes vaporosas via La imágen de su angélica María. Y ageno el corazon, como la mente, De la afanosa realidad presente, Seguian con empeño la ilusoria Vision, feliz augurio De otra futura y halagūena historia; Y no ya en pobre y rústico tugurio El delirante soñador se via, Sino en rica y espléndida morada; Y á su lado la niña idolatrada, Que, ya feliz esposa, Con indecible amor le sonrela.

Y en vivo, claro, inmenso panorama, En playa deleitosa
El destino á sus ojos descorria
De lo futuro el velo impenetrable. —
— Cuanta virtud y amor inenarrable
El casto lazo conyugal encierra;
Cuanta felicidad cabe en la tierra
Prometíale el cielo favorable. —
Y el jóven olvidaba
Su presente dolor, y se estasiaba
Ante el cuadro risueño,
Que contemplaba en su despierto sueño.

Mas, súbito, una nube que crusaba
El cielo azul de la tranquila mente,
Cubriendo la vision resplandeciente,
Otros cuadros distintos
Le ofrecia en confusos laberintos. —
— Lejanas tierras y revueltos mares,
Y truenos y huracanes bramadores,
Y riesgos á millares,

Y fatigas y sustos y dolores. — Aquí una tumba abierta, Una comarca allá triste y desierta; Aquí un hombre de faz aciaga y ruda, Con la espada flamígera, desnuda, Airado, el pecho inerme amenazaba; Allí en misero lecho se miraba, Con rostro macilento, Víctima infausta, de dolor violento, Tocando ya á la abierta sepultura, Monstruo insaciable que feroz reia, Próxima al ver la presa que esperaba; Y crecian su horror y su pavura; - Mas de pronto una luz serena y pura Con plácido fulgor resplandecia, Y el cuadro aterrador desparecia.

Y tornaba á surgir del campo oscuro, Como al poder de mágico conjuro, El anterior risueño païsaje; Y entre el verde ramaje De amena y feracísima alameda, Miraba la faz leda Brillar de su dulcísima María!

Y á su lado dos niños pequeñuelos, "Frutos de amor, hermosos como cielos, Y ella al padre feliz los presentaba, Y amante sonreia, Y el soñador en mares se anegaba De amor y gratitud y de armonía!

| Mas la vision de nuevo se ofuscaba<br>Y, ya despierto, en derredor veia |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ۹, |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
|                                                                         |   |   | ai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| •                                                                       | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • |  |

CUADRO CUARTO.

A PEDRO DE MADRAZO.

### LA MUERTE.

Ον οἱ θέοι φιλοῦσιν, ἀποθνήσκει νέος.
Μεκακοκο

Muere jóven aquel que al cielo es caro...

More est jem requies, vivere pona mihi.

Gorn. Gall., Senectutis descriptio.

Ι

Tal como de una luz pronta á estinguirse La llama azul, partida y temblorosa, En solo un breve punto se concentra, Y mas vivo fulgor en torno arroja; Asi la alma virtud que el pecho anima Del justo, al espirar, mas generosa Y mas pura y radiante y mas fecunda, Ciñe su sien de mística aureola. El alma, penetrando en las tinieblas Del hondo porvenir, su oscura historia Contempla ante sus ojos desplegada En un campo de luz, libre de sombras; Y en proporcion que muere la caduca Materia que la envuelve y aprisiona Con mas vigor y libertad campea De lo futuro en las tinieblas hondas.

Y tal transformacion ¿será presagio
De la inmortalidad, ó bien memoria
De la pasada, pristina grandeza
Que al hombre dió la ciencia creadora?
¿Bastarán á lavar de aquella culpa
Original, al alma, las congojas
Y los sustos y el llanto y las fatigas
De la humana existencia transitoria?
O bien, peregrinando en otros mundos
En marcha, cuanto lenta, trabajosa,
De crisol en crisol irá perdiendo
Del gran pecado la tenaz escoria,
Hasta que, tersa, hermosa, depurada,
Al fin merezca la inmortal corona?...

¡Cuán vana eres, oh ciencia! — Cuán Y débil la razon! — Y la orgullosa [oscura Descendencia de Adan, raza caida, Inventa mil sistemas, y amontona Insensatas teorias, y discurre Del alma y Dios! — Y en su soberbia loca, Cuando del débil átomo que habita En la inmensa creacion maravillosa Vislumbra apenas las ocultas leyes; Cuando el arcano de su vida ignora; Analiza la causa de las causas, Y á su tamaño mínimo acomoda Al Infinito, Eterno, Incomprensible, Sin tiempo y sin espacio y sin memoria! — ¿Qué eres con él, profunda ciencia hu-(mana?

II

— ¡Vanidad y afficcion y miedo y sombras!

En un ángulo sombrío De un cuarto humilde y estrecho, En pobre aunque limpio lecho, Y presa de un mal impío, Yace la madre que adora Alfredo, casi espirante. — Un sacerdote delante El lecho, con voz sonora,

Si trémula y agitada, Viendo del hijo el dolor, Le exhorta á aprender valor De la madre resignada.

Ya el sacramento postrero Recibió la moribunda, Y reina calma profunda En su rostro placentero.

Escucha con atencion Las razones del anciano, Que halla al dolor sobrehumano Consuelo en la religion.

Y oyéndole se estasia, Y su fé, mas viva alienta, Y pasan, sin que las sienta, Las horas de su agonía;

Que en risueña lontananza, Allá en la azulada esfera, Ve ya surgir la ribera Del puerto de la esperanza.

Mas prosigue en su llorar El mancebo inconsolable, Y con ternura inefable Empesó la madre á hablar :

- « No llores, hijo mio, por mi muerte; Llora mas bien sobre tu propia vida; En el trance que juzgas duro y fuerte Una inmensa dulzura hay escondida.
- Despues de un breve padecer, dichosa,
   Libre de su prision, volará el alma
   A la region serena y venturosa
   Do vive amor en perdurable calma.
- « La muerte es solo un límite plantado Por el Criador entre una y otra vida; En esta el llanto reina y el pecado, La otra con gozo eterno nos convida.
- « No llores pues sobre mi fin cercano; La muerte es una gran libertadora,

Término dulce del vivir humano, De una vida sin fin serena aurora.

- « Solo el dejarte huérfano acibara La dicha de mi plácida agonía; Pero aquel Sér que al desvalido ampara, Será tu apoyo, tu consuelo y guia.
- « En medio á este revuelto torbellino Sigue animoso la dificil senda; No imites al cobarde peregrino Que en desierto arenal planta su tienda.
- « Que si el Simún alienta borrascoso, Halla en la hirviente arena sepultura, Y el que llegó al ossis delicioso, Tiene seguro abrigo en su verdura.
- « Muere mi voz, se anubla mi mirada, Refluye al corazon la sangre fria; ¡Ya vislumbro en la patria deseada La clara luz del sempiterno dia!
- « Enjuga, Alfredo, tu copioso llanto, Que va á amargar mi postrimer aliento... Cuando el fin voy á ver de mi quebranto, ¿ Qué debe en tí reinar sino el contento?
- « En el trance que juzgas duro y fuerte Una inmensa dulzura hay escondida; Que cuando el polvo es presa de la muerte, Nace el alma inmortal á eterna vida! »
  - Dijo, y los brazos tendiendo Al mancebo arrodillado, Un ósculo prolongado Sobre la frente le dió; Y á bendecirle, amorosos, Los dulces labios se abrieron, Y ambas manos se estendieron, Y... dulcemente espiró.

Y el anciano sacerdote, Cabe el lecho arrodillado, Alza lento y reposado Un cántico funeral, Que repite entre sollozos El huérfano sin ventura; Y misteriosa dulzura Calma su angustia mortal.

— Parécele que surge lentamente Del cuerpo inerte que en el lecho yace,

Una liama satil, resplandeciente, En cuya vista el alma se complace. Con blando murmurio Un leve vaporcillo, transparente Cual las gotas del diáfano rocio Sobre el boton naciente de la rosa, Al soi primaveral, en torno gira De la pequeña luz maravillosa: — Ya se acerca, ya leve se retira, Ya rodea otra vez la pura llama, Y en su lumbre se inflama. Y crece, y se condensa, y se transforma En una vaga forma, Aérea y virginal, á semejanza De humana criatura; Pero de tan espléndida hermosura, Que no pudo sonar ni aun la esperanza Tan celestial figura.

Pero mirando mas el rostro bello
Del sér maravilloso,
Aquí una línea, y aculiá un destello,
Reconociendo va el semblante hermoso
De su madre adorada,
Cuya alma afortunada,
Crisálida inmortal, del cieno impuro
Sacudiendo las fajas y prisiones,
Tuerce el vuelo á las plácidas regiones
Del sempiterno, celestial seguro.

Y el jóven desfallece, Con mezcla de placer y de pavura; Mas la vision le mira con ternura, Y le sonrie amante... y desparece, Como al lucir el sol la niebla oscura.

> Y entre tanto el sacerdote, Cabe el lecho arrodillado, Sigue, lento y reposado, El cántico funeral; Y lo repite el mancebo, No ya con voz de amargura; Que una celeste dulzura Calma su angustia mortal.

## III

Pero un tumulto violento Turba la casa á deshora, Y llega una vos sonora Al solitario aposento.

«¿Dónde está, decidme, dónde? » Clama la voz, «¿dónde está? Que tarde se me hace ya Saludar al nuevo conde. »

Y por la entornada puerta Se entra un hombre decidido, Y cruza descomedido La estancia casi desierta;

Y sin fijar la mirada En aquel cuadro imponente, Al jóven triste y doliente Dijo con voz reposada:

« Ahora acaba de espirar El Conde : sois su heredero, Y quise ser yo el primero En veníroslo á anunciar.

« Por la voluntad del cielo Sois ya rico y poderoso, Y espero que generoso Premiaréis, Señor, mi celo.»

Alf. Mucho, señor mayordomo, Os habeis precipitado... May. Cumpliendo un deber sagrado... Alf. Pues yo por tal no lo tomo.

Dejarais al escribano
Tan enfadosa mision...

May. Fué impulso del corazon...

Alf. i Impulso á fé muy villano!

May. Al Conde serví léal; Lo propio seré con vos.,. Alf. Sois previsor; mas por Dios Que habeis calculado mal.

May. ¡Buen señor!

Alf. ¡Marcháos al panto!

May. ¡Y tal galardon recibo!

Alf. No servirá bien al vivo

Quien tan mal sirve al difunto.

# CUADRO QUINTO.

AL ESCHO. SR. DUQUE DE RIVAS.

EL VIAJE.

I

En un salon espacioso
Del espléndido castillo
Está el señor poderoso,
Como antes, bueno y sencillo:
Ni el poder le hace orgulloso,
Ni altanero le hace el brillo
Del título y la riqueza
Que ahora ensalzan su nobleza.

Con él está aquel anciano
Sacerdote, cuyo celo
En su dolor sobrehumano
Le dió piadoco consuelo:
Ageno al vivir mundano,
Fija la vista en el cielo,
Nunca empero su amor falta
Allí do el dolor asalta.

Alfredo está de partida
Para una ausencia muy larga,
Porque allí pasa su vida
Monótona cuanto amarga:
Con vos dulce, enternecida,
Al buen sacerdote encarga
Sus bienes, y la tutela
De los niños y de Adela.

Conmovido el corazon,
Promételo así el anciano,
Y con profunda emocion
Estendió el jóven la mano;
Luego en fogoso bridon
Montó el jóven castellano,
Y del patrio hogar querido
Partió á galope tendido.

II

De su nativo suelo Segunda vez le aleja la fortuna; Segunda vez, mas con distinto anhelo, Va á buscar un consuelo Lejos del aura que meció su cuna. Y como espoicando
Va el rápido bridon, su pensamiento,
En curso aún mas violento,
Su pasada existencia recordando,
Le lleva á la region do viera un dia
Aquel astro de amor, sereno y blando,
Que en la tierra amoroso respondia
Al dulcisimo nombre de María,

Mas su razon opone mil razones
A aquel recuerdo vago,
Que con creciente, irresistible halago
Despierta las dormidas emociones
Del corazon; y le recuerda, grave,
La edad tan desigual, y la amargura
Que marchitó del alma la frescura
Y el carácter agrió tierno y súave...
Pero súbita el alma enamorada
Responde, y en la rápida carrera
Sigue la lucha fiera,
Incesante, terrible, encarnizada.

Y el jóven peregrino
Ve surgir á ambos lados del camino,
En todo y todas partes, hechicera,
La imágen de la niña idolatrada.
Y en las hermosas flores la veia,
Y en el terso cristal de la laguna,
Y en las nocturnas sombras, descubria
En el disco argentado de la luna
La faz encantadora de María!

Y si reinaba la apacible calma,
El blando murmurar del arroyuelo,
Y el trino de melódica dulsura
Del ruiseñor, que canta su desvelo;
Y la grata frescura
De la brisa gimiente en la espesura;
En derredor al alma,
Naturaleza entera repetia
El dulcísimo nombre de María!

Y si cubrian pardos nubarrones
El cielo azul, y el sol se oscurecia,
Y al azote de turbios aquilones
La vasta crēacion se estremecia;
En la lucha violenta
Del viento y tierra y mar con la tormenta,
Sin impedirlo la tiniebla oscura
Ni la tremenda universal pavura,
Miraba el jóven, y á la par oia
La tierna faz y el nombre de Maria!

Mas con esfuerzo sostenido y lento Recobró la razon su imperio frio,

Y con mas nuevo y prepotente brio El grito sofocó del sentimiento: A punto que en la rápida carrera Llegaba el peregrino á la ribera Del anchuroso Atlántico: — un navio Pronto á zarpar le espera: Sin dudar un segundo Se embarca en él : el aura vespertina Liena las anchas ionas, favorable; Y el jóven viajador, meditabundo, En medio al vasto piélago mudable, Con entusiasmo y con valor profundo, Sediento de verdad, raudo camina. Nuevo Colon, soñando un nuevo mundo! - Mas cesa el fausto viento, Se une del mar la líquida llanura; Y como en inmutable firmamento, Queda fija la nao : — niebla oscura Vela un punto los vívidos fulgores Del padre sol, y pasa á la carrera; Y otra niebla la sigue y se aglomera A la anterior: — los notos bramadores Retienen el aliento embravecido. Y en la aparente engañadora calma Uye con susto el alma Lejano, sordo, aterrador mugido. Que se acerca creciendo, y se aminora Como pasando va, y al fin se apaga; Y, empero, horrenda destruccion amaga...

Tórnase á oir mas cerca y mas distinto, Y del disco del sol, que ya se oculta, El postrimero rayo, en saugre tinto, Redobla el miedo y el peligro abulta. — Como un inmenso leviatan se mueve Con lentitud la mar; su crespa espalda, Poco antes de zafiro y esmeralda, Ya al noto no resiste, Y fuego y sangre por dó quier reviste.

De pronto, bajo el látigo iracundo Que los azota, hasta la mar inclinan Los elevados mástiles sus frentes; Roto del cielo el tenebroso manto, Brotan de las inmensas aberturas Fuego y agua en amplisimos torrentes, Poniendo al corazon cobarde espanto. — Puebla una voz terrible las llanuras Del mar y los espacios del vacío: Despiertan á su acento tremebundo, Los ecos, y repiten asombrados La ronca voz del huracan bravio; Y en cuanto abarca el universo mundo, En cielo y tierra y mares estermina Al bueno y al impio, El rayo de la cólera divina!

- ¡Ay del bajel! Apenas
  Resisten ya las débiles antenas;
  Faltan las jarcias, y al tremendo empuje
  El bien trabado casco, hendido cruje. —
  Alfredo en tanto, fuerte,
  Mira acercarse rápida la muerte,
  Y ageno de temor y de agonía,
  Une al nombre de Dios el de María.
- ¡ Ay del bajel! Mas cesa el turbulento Rugir del aquilon; la luna brilla, Y turba solo el plácido elemento En surco leve la afilada quilla...
- Toca Alfredo á las playas fortunadas De la virgen América; — impaciente Se lanza á sus vastisimas regiones, Por hombres habitadas De una raza mas jóven y potente. — Y espera allí ver prácticas lecciones De amor y de virtud y de justicia En uno y otro vasto continente; Y con suma delicia Del alma, ve mil pueblos y naciones. En cuyos muros, costas y fronteras, A modo de simbólicas banderas. Se ostentan las palabras inmortales Son los hombres allí: — Todos hermanos: ¡Alli no existen siervos ni tiranos!

Pero ve en torno á si mas lentamente,
Y halla con pasmo y con dolor creciente,
Que las divisas inmortales, puras,
Son solo un manto hipócrita que vela
Imbéciles y torpes dictaduras!
Y donde la ominosa tiranía,
Aún mas veloz al golpe que al amago,
El mundo feracísimo no asuela,
Ejerce cruda su voraz estrago
La bacante feroz de la anarquía!

Y ve un pueblo gigante, que de dia Y noche, infatigable, se desvela Por estender su indómito dominio Sobre los otros pueblos comarcanos; Y profanando los sagrados nombres De ley y libertad, sus ciudadanos Llevan ¡ vil fratricidio! á sus hermanos Escándalo, discordia y esterminio! Y tienen campos fértiles y prados Abundosos, y florestas seculares, Lagos inmensos, rios como mares; Pero, de tantos bienes no saciados,

El imperio codician del ageno; Y en el vasto terreno Donde insaciable su codicia vela, Espiando el momento favorable A devorar su presa miserable, Están como avanzado centinela.

En tanto Alfredo los altivos ojos Aparta con horror, y en lontananza, Buyendo de aquel cuadro los enojos, Busca algo que alimente su esperanza; Y poco tiempo el bien ansiado anhela. La infinita abundancia le consuela De aquellos climas, del Señor amados: Allí no oiránse al menos los gemidos De miseros ancianos desvalidos, Y huérfanos al hambre condenados; Alli no habrá la horrible diferencia, Deshonra de la Europa corrompida, De deberes, derechos y fortuna, En que nacen los mas á cruda vida De fatigas, dolores é indigencia; Mientras los menos son desde la cuna Llamados al poder y á la opulencia!

Y examina en redor, y con espanto
Mira una raza entera condenada
A eterna y oprobiosa servidumbre!
Raza nacida al llanto
Y al trabajo sin fin, le está vedada
Aún del amor la grata dulcedumbre;
Que al ver al hijo de su amor ansiado
El siervo, ve otro siervo encadenado
Al ominoso y degradante yugo;
Y de vil corazon ó de alma fuerte,
Solo hallará en el seno de la muerte
Un asilo seguro y respetado,
Al azote del bárbaro verdugo (1).

(1) El autor es americano, y natural de Venereela, país en donde todavía hay esclavitud, si bien la ky de emancipacion, vigente ya hace años, va laciéndola desaparecer. Sabe que ningun gebierno mede echar sobre si la inmensa re de emancipar de pronto á los esclavos, por mil razones que están al alcance de todos; pero desde su primera niñez ha visto con horror el tráfico de negros, antropolagía moral, que jamás se anatematizará lo bastante. Y aprovecha esta ocasion de protestar, una vez por todas, que en sus obras no ataca á los gobiernos ni á los hombres, sino á los vicios. La esfera del escritor que comete sus pretensiones á la justicia de la posteridad, está colocada muy por encima de todo interés ó animosidad personal.

Y sufres y perdonas,
O en crudo, raudo, asolador torrente
Tus iras amontonas?

Te insultan los verdugos inhumanos, Invocando tu nombre; ¡Los hermanos devoran sus hermanos, El hombre vende al hombre!

¡Señor! — Cuando del Gólgota en la cum-Vió el mundo tu agonía, [bre ¿No fué de la oprobiosa servidumbre El postrimero dia?

Si fué, Señor, tu sangre derramada Salud al universo, ¿Por qué vive esa raza condenada A un hado tan adverso?

La obra de redencion no fué cumplida Si aun siervo gime el mundo. — ¡Serán de todo un Dios la sangre y vida Holocausto infecundo?...

Flaco mortal, que en la tiniebla oscura
 De tu mezquina ciencia,
 Te atreves á acusar, en tu locura,
 La suma Providencia;

lmitador del ardimiento insano
Del arcángel precito,
¿Osa juzgar tu orgullo al soberano
Señor de lo infinito?

Porque tus fiacos ojos terrenales Acusen tu impotencia, ¿Limites das precisos y fatales A la infinita ciencia?

¡De este cáos mortal, vertiginoso, Entre la niebla oscura, Vive eterno el principio luminoso De la verdad futura!

¡Y á pesar de sí misma y del averno, La humanidad camina Al fin que la ordenó, sumo y eterno, La voluntad divina!

¿Juzgas el campo estéril y asolado?

— El grano está latente. —

El árbol del saber, fruto vedado,

Germina lentamente.

En medio á la ignorancia tenebrosa Y el crimen y locura, La incubacion prosigue misteriosa Con marcha mas segura.

A través de ese impuro torbellino

De crimenes y errores,

Yrradia el sol de la verdad, divino,

Con vivos resplandores.

Y en torno de él, en circulo girando Van mil generaciones, A su luz lentamente desgarrando Sus fajas y prisiones.

Y llegarán los tiempos, hoy distantes,

De su imperio fecundo, —

Los siglos de la historia son instantes

En el vivir del munde!

# TERCERA PARTE.

# CUADRO PRIMERO.

**A** .....

#### EL ENCUENTRO.

Noche de la primavera.—Baile en el Prater de Viena.

i Oh! : Cuántas Luces Bellas! - Semejan Nocturnas Estrellas. — ¡Cuántas flores Y enramadas! : Cuántas Perís Retratadas En los espejos Y serpentinas! - Leves ondinas Vense á lo lejos. — Los vivos reflejos De tantos fanales. Los puros cristales De pilas y fuentes Triplican las fulgentes Antorchas, y á los ojos, Aun sin causar enojos, Marean y fascinan; Mas ya ledas caminan Por los floridos senderos, Vistosas y engalanadas, Mil damas, acompañadas De gallardos caballeros.

La música rompé apaciblé,
Cubierta de flores y ramas;
Detienen el paso las damas,
Buscando la orquesta en redor;
Mas sigue tañendo invisible,
Que dobla el misterio su encanto...
Y... cesa el melódico canto,
Y el wals empezó seductor.

¡Veis si se oye la trompa de guerra, Triste nuncie del riesgo civil, Cómo pueblan el valle y la sierra Mil valientes volando á la lid?

Tal la gaya Terpeicore mueve, A la voz del frenético wals, Numeroso escuadron, cuanto leve, Que se mezcla y confunde á compás.

— Mustia, inmóbil, si firme, la mirada, Fulminada la frente, no abatida, Como una estatua del dolor, plantada En medio á tanto gozo y tanta vida,

Yace un jóven. — Al ver la gaya fiesta Contrae su varonil fisonomía Sarcástica espresion, mas no funesta; Que es en breve piadosa simpatía.

¡Ay! — Tanta juventud, tanta hermosura, Tanta esperanza de poder, fundada Al pié de la entreabierta sepultura, Al borde del abiamo de la nada!

Y aislado, en medio á la feliz cohorte, Triste solo en la alegre confusion, Bajel sin rumbo, brujula sin norte, Siente sangre manar del corason.

De pronto evoca el alma una memoria
 De tormento y dulzura sin igual,
 Como el recuerdo de pasada gloria,
 Alegre y melancólico á la par.

Aquella niña que entrevió un instante, Que al alma devolvió su juventud, Y mostró al corazon ya vacilante La senda del honor y la virtud...

¿Qué será de su suerte? — ¿Dónde ahora Se oculta, por su mal, tan puro sér? ¿Dónde? — Una aparicion encantadora Vino la amarga duda á esclarecer.

En medio al revuelto, veloz torbellino De tantas parejas que vienen y van, La forma terrestre de un ángel divino Disipa del jóven la duda y afan.

Cabe el leve pasa la linda figura, Adorno el mas alto del regio jardin, De blanco vestida, y es tal su hermosura, Que el cielo, al crearla, formó un serafin.

Levisimos giran los albos cendales En torno á la virgen con blando rumor; Dijéranse genios de amor celestiales, Las alas batiendo de un niño en redor.

Ligera corona se ciñe á su frente, De lirios, emblema de casta virtud; La faz purpurina decoran fulgente, Do juntas rebosan la dicha y salud.

Contémplala el jóven, de gozo estasiado, De un sueño la juzga mentida vision; Mas mirala entonces pasando á su lado, Y sé y esperanza cobró el corazon.

Y en ella, y á un tiempo, del ángel caido La mente y el alma fatídicas ven, Tras rudas memorias de un cielo perdido, Felices presagios de un místico eden.

Y fijos en su encanto con fuerza entrambos [ojos, Entre el revuelto vórtice la siguen con afan,

Y pérfidos engaños y túrbidos enojos A su influencia mágica despareciendo van.

Y ya á su vista anúblanse los plácidos jar-[dines, Las hechiceras damas de vario parecer, Las luces de colores, los báquicos festines, Y la acordada música y el himno del placer.

¡Oh amor omnipotente, luz de la luz divina, Santo y fecundo gérmen de toda creacion, En las axules bóvedas el sol por ti camina, Y alienta el blando céstro, y brama el Aqui-[lon!

Tú das la brisa lánguida al caloroso estío, Refrigerante lluvia tras negra tempestad, Y al abrasado trópico das húmedo rocío, Y al norte oscuro y gélido la aurora borêal.

Del luminar espléndido, que vida y luz der-[rama, Hasta el reptil inmundo, que el lodo apacentó, ¿Qué ser, gigante ó mínimo, de la creacion [no ama? ¿Qué átomo no obedece tu prepotente voz ?

• • • • • • • • • • Mas ya no se escuchan Del wals los acentos; De pronto se cortan Los dulces requiebros: Que padres y madres Escuchan severos Palabras melosas De blondos mancebos. — Solo hay una silla Al lado de Alfredo, Que en pos de su amada De espaldas se ha vuelto, Juzgando que es una Que mira á lo lejos, De arbustos y flores El rostro cubierto. - Pero una voz dulce Aún mas que el ceceo Del niño adorado Al amor materno, Así le pregunta: « ¿Erais vos, Alfredo? Hay ya tantos años Que, ingrato al afecto De mi padre y mio,

Os fuisteis, que al veros
Juzgué que una sombra
Fingia el deseo!...

— Mas no me responde,
Y empero, es su aspecto.
1 Me habréis olvidado?
Yo soy...»

Alf. « Del Eterno La imágen mas pura, Su amor predilecto! » — En esto el anciano Wilfrido, que atento Al jóven miraba, De un ángulo opuesto, Cortés cuanto amable, Se vino á su encuentro; Y sin uno solo Vano cumplimiento, Mostráronse entrambos Reciproco afecto. Despues las preguntas Llegaron sin cuento, Lector, que ya sabes, Si por dicha has vuelto De climas remotos, Y tras largo tiempo, Al seno querido De amigos ó deudos; Y, en fin, quiso el Conde Que el jóven viajero Viviera, como antes, Só su propio techo. - Los casos y cosas Que luego vinieron, En canto distinto Contarte pretendo.

## CUADRO SEGUNDO.

A LA ESCMA. SRA. DUQUESA DE FERIA.

#### LA ESPERANZA.

Le bonheur se sait avec des réves.

Jardines de casa del Conde Wilfrido.

ALFREDO; MARIA, CON UN RAMILLETE.

Mar. Muy triste, Alfredo, os poneis Al contemplar estas flores... Alf. Hay misteriosos dolores

Que comprender no podeis.

Mar. ¡Por qué?

Alf. Porque aun no teneis

Noticia de los estraños

Padecimientos y engaños

Del alma y del corazon...

Mar. Tengo alguna comprension,

(Con seriedad.)

Y cumpli diez y seis años.

Alf. ¡Ay! — Doble fué mi camino En la tenebrosa senda Del vivir... ¡Suerte tremenda! ¡Sonar... sonar!...; Qué destino! ¿ Por qué, infeliz peregrino, Sueñas de dicha y amores? — ¡ De unos en otros errores Siempre habrá de ser tu vida Cadena no interrumpida De dudas, llanto y dolores! Mar. Vamos... decid la razon De tan amarga tristeza... Alf. (De nuevo á engañarme empieza, Imprudente, el corazon.) No insistais: — arcanos son Que no debeis penetrar. Mar. Vos no querreis agraviar Mi amistad...; Quereis que os riña? Alf. ¡ Ay de mí! — Sois una niña... Mar. Sé querer y sé pensar. Alf. Vuestra edad me causa miedo. Mar. Vamos... Decidme el arcano. *Alf.* Fué solo un ensueño vano. Mar. ¡ Qué cansado sois, Alfredo! Alf. Bien: lo sabréis... No, ¡ no puedo! Mar. ¡Qué! ¿Vacilais todavía? Alf. Diciéndooslo, el alma mia A despedazar me espongo... ¡ No... no debo! Mar. Yo os lo impongo. Alf. Os obedezco, María.

— Era una noche tibia y perfumada, De las que al mundo trae mayo fiorido, Y era muda la bóveda estrellada Y el humano hormiguero adormecido.

Y ni en las ramas murmuraba el viento, Ni en su lecho de arena el manso rio, Ni turbaba una voz ni un solo acento Los inmensos espacios del vacío...

Me hallaba en un jardin que iluminaba Con tremulo fulgor pálida luna, Y paseando á solas meditaba Del instable favor de la fortuna.

Y entre tanto halagaban mis sentidos La frescura, el silencio y los olores Que libaban los céfiros dormidos En el virgíneo cáliz de las flores.

Y un ramo quise hacer, y fui escogiendo En el gayo pensil las mas hermosas El clavel y el jazmin entretejiendo Con jacintos, renúnculos y rosas.

Y el triste pensamiento y el morado Alhelí, con la púdica azucena, Y el orgulloso tulipan manchado, Con la amapola, que los campos llena.

Y como el ramo espléndido tejia, Las flores á mi vista se ofuscaban, Y á la dudosa luz me parecia Que otras formas fantásticas tomaban.

Con rostro humano y alas esplendentes, Y ricas y diversas vestiduras, En derredor movíanse rientes, Como el vértigo, raudas las figuras.

De pronto en las confusas espirales Del rápido ondulante remolino, No podian mis ojos corporales Hallar de esplicacion algun camino.

Mas concentróse el alma en la pupila, Fué mas intensa y clara la vision, Y circuló mi sangre mas tranquila, Y recobró su imperio la razon.

Y miré en las fantásticas figuras Del alma las sin fin aspiraciones, Sus emociones, blandas cuanto puras, Y sus fleras é indómitas pasiones.

Alli estaba el poder, allí la gloria, Y el deseo del oro inmoderado, Y la ambicion de póstuma memoria, Gusano roedor nunca saciado.

Alli la vana pompa y la grandeza Junto al saber, insuficiente, oscuro, Y al lado de la espléndida belleza El amor material y el goce impuro. Y la benevolencia generosa, Y el infecundo y gélido egoismo; La santa fé, en milagros portentosa, Y el orgulloso, estéril ateismo...

Y la luz que los círculos bañaba, Lentamente despues se oscurecia, Y la figura que antes alumbraba, Entre las densas sombras se perdia.

— Una sola, de blanca vestidura, Faz virginal y porte candoroso, Jamás cambió de rostro ni postura En aquel voltēar vertiginoso.

Y cuando el alma triste y fatigada Del vértigo infernal desfallecia, A mí vuelta la púdica mirada, Con amante piedad me sonreïa.

Y tornaba á esperar con nuevo aliento El alma, y á anhelar con nuevo ardor; Y tornaba á seguir el movimiento Del fantástico círculo en redor.

Y volvia al cansancio y los enojos Mi débil corazon á desmayar; Pero á la blanda luz de aquellos ojos, A amar volvia el alma y á esperar!

Que en la flor hechicera parecióme
Hallar una viviente semejanza...
Pregunté al corazon, y respondióme...
Mar. 10ué?... [mi esperanza

Mar. ¿Qué?... [mi esperanza! Alf. ¡Que érais vos la flor de

Mar. ¡Ah! (Riéndose.)

Alf. Insensato revelé. .

¡Y se burla de mi amor!

Mar. Sois... (Pensativa.)

Alf. ¿Qué?

Mar. Un hábil soñador...

(Con ligereza infantil.)

¡Y es muy lindo el sueño á fé!

(Váse riendo á carcajadas.)

## Alfredo.

¡Amar de corazon, con toda el alma, No vivir, no alentar sino por ella, Solo á su vista hallar plácida calma Y olvido á los rigores de mi estrella! l'Una mirada sola, un leve acento De su labio infantil, fecunda vida Dar de nuevo al helado pensamiento, Volver al corazon la fé perdida!

¡Y volver à esperar y à amar, fiado En sombras ; ay! de femenil ternura, Para caer, de nuevo despeñado, Al propio mal, desde mayor altura!

10h!—; Cuán imbécii fui!—Del raudo carso Del vivir mas del medio he recorrido; Y inada el corazon, nada el discurso, Con tanto desengaño han aprendido?

¿En donde la muger agradecida? ¿Dó hallar el hombre al beneficio grato? — ¿No sabes que en tu raza maldecida Es lo propio vivir que ser ingrato?

La sangre vil de nuestra especie humana, Que comprenda esa llama omnipotente Que arde en tu sér y del Eterno emana?

— Supieras tu fingir, y ella, es seguio, Hubiera á la traicion correspondido; ¡Tu amor es ¡necio! demasiado puro Para ser en la tierra comprendido!

Malditos año y mes y dia y hora Y momento en que ví, por desventura, Esa faz virginal, encantadora, Traidor cristal que vela un alma dura!...

Sin razon me quejo:
Mia fué la culpa.
Si se muestra incrédula,
Qué mayor disculpa
Que no haber sentido
El dulce dolor
Ni el goce encendido
Del potente amor?

1 Cómo oirá piadosa
Mis tiernos cantares,
Si eco son tristísimo
De crudos pesares?
Ni 1 cómo, alma mia,
Comprender tu amor?
— 1 Ella es la alegría;
Tú eres el dolor!

Corazon, muramos; Que da fin la muerte Al furor indómito De contraria suerte. No hables, alma mia, De tu inmenso amor. — ¡Ella es la alegría; Tú eres el dolor!

## CUADRO TERCERO.

A .....

#### MEDITACION.

Alfredo paseándose i la luz de la luza por la márgen del Danubio.

«¿Por qué venis à la memoria mia,
Pálidas sombras de la edad pasada?
¿Hallais que aun no es bastante la agonia
Que cerca ahora el alma desgarrada?
— ¡Oh facultad de recordar, impía!
Fuiste por Dios al hombre conservada,
La sola de su pristina grandeza,
Mas dura á hacerle y triste su flaqueza!

« Intangible en détaile y en conjunto, De amor ó de ambicion, poder ó gloria, Es el mayor placer un breve punto En el desierto de la humana historia: Y, empero, deja fijo un fiel trasunto De su elimero sér en la memoria, Funesta, ilimitada catacumba, En la cual cada línea es una tumba!

« ¡Oh tú, á quien tanto amé, á quien amo tanto.

Que es la lengua á decirlo insuficiente; Tú, por quien derramé tan crudo llanto, Y le viste correr indiferente; Aunque del rudo y bárbaro quebranto Del corazon, estés tan inocente, Escucha con piedad, señora mia, Esta postrera voz de mi agonía!

« Dejádmela pintar, crudos dolores Que atormentais el lacerado seno; Dejad que pinte las virgineas flores De su rostro infantil, de gracias lleno: El ángel de los púdicos amores, Tan hermoso jamás ni tan sereno Apareció á la virgen desposada, Que al dulce esposo aguarda enamorada.

- « Mas ¿cómo he de pintar tanta hermosura Con voz humana y rústicos pinceles, Cuándo la voz de Homero fuera oscura, Y pobre el arte del divino Apéles? ¿Cómo pintar la luz que irradia pura De su rostro en los mágicos claveles, Si del cielo vivísima dimana La lumbre de sus ojos soberana?
- "— Cándida flor de puro y suave aroma, Que del celeste Eden fué desprendida; Angel de eterna luz, que carne toma A dar á un muerto corazon la vida: Fuiste á mi vida tú, cual la paloma Que al Arca devolvió la fé perdida, lris de salvacion, tierno sufragio. En el funesto universal naufragio.
- Astro de amor sereno y cristalino?
  ¿Por qué te ví, ya el alma fatigada
  lel largo y asperísimo camino?
  —; Así tal vez al fin de la jornada
  Descubre el moribundo peregrino,
  lel techo paternal la luz querida,
  Cuando espiran á par su fuerza y vida!
- "No podian leer tus dulces ojos

  De mi pecho en el libro ensangrentado;

  Desgarraban tus manos los abrojos

  De este mi triste corazon llagado;

  Y si acaso, plañendo mis enojos,

  Consolaba tu voz al desgraciado,

  Tu tierna compasion tal vez servia

  El tormento á doblar de mi agonía...
- \*—; Mísera humanidad, raza caida, El llanto y el dolor forman tu historia! Y en la oscura vorágine sumida, Al ver lejos brillar tu antigua gloria, Pugnas por alcanzarlo, enardecida Al aguijon tenaz de la memoria, Y al tocar á la meta deseada Te encuentras en el seno de la nada!
- "¡Asi el sediento caminante mira De Sahára en el áspera llanura, Patente el lago azul por que suspira, De lejos ofrecer su linfa pura;

Y mientras corre mas, mas se retira El brillo engañador, y en su locura Corre sin descansar, y cae postrado Tocando ya al ossis anhelado!—

« Que es nuestra vida un viaje trabajoso
En torno al márgen de la tumba fria,
Monstruo nunca saciado, siempre ansioso
De la humana esperanza y alegría;
Y mientras mas devora, mas sañoso
Y mas apriesa devorar ansia,
Sin ver el que va en pos de la fortuna;
El sepulcro á dos pasos de la cuna!

"; Oh! ¡ Cuánta hermosa flor ví en la pra-[dera

Que á coger me lancé con mano osada, Y á mi volviendo las espinas, flera, Hallé solo mi mano ensangrentada! Y ¡ cuánta aspiracion noble y sincerá Del alma y de la mente hallé buriada! ¡ Cuánta infame traicion!... De otros ine Y mis errores en silenció dejo. [quéjo,

« Si fuiste tu verdugo voluntario, ¿Por qué encareces la traicion agena? ¿Por qué hiciste del alma un santüario A vil amigo ni á falaz sirena? A un sexo cuanto frívolo voltario ¿Pensaste hacer de amor una cadena? — ¿Quién fué, sino tú propio, tu enemigo; Cuando diste al traidor nombre de amigo?

« No debe el cuerdo dar fácil entrada
En su pecho á un amor desconocido;
Que el buen batallador, recta la espada,
Tiene siempre al contrario enfurecido:
Cauto espera la pérfida emboscada
El soldado á luchar apercibido,
Y es necio quien no sabe que en la tierra
Se arrastra el hombre en incesante guerra.

«¿Qué vale, empero, el parecer del sabio Contra?... » En tal punto, un súbito acci-Dejó sin voz el entreabierto labio [dente Y sin ideas la anublada mente; — Si no lo tomas á mortal agravio, Pasa, lector, al cuadro subsiguiente; Verás en él, siquiera algo distante, El fin de este mi cuento estravagante.

## CUADRO CUARTO.

#### A JOSÉ CALVO MARTIN.

EL Doctor. — EL CONDE WILFRIDO. — En el fondo un lecho, en el cual ALFREDO, pálido y desencajado, duerme con un sueño fatigoso.

Doct. Hallo todo el organismo En un estado escelente, Y el se muere lentamente. — ¡Entre mil dudas me abismo! Conde. Hay, doctor, bien lo sabels; Padecimientos morales... 1Se muere uno de esos males? Doct. ¡Brava pregunta me haceis! **Muere** uno tanto mejor Cuanto que es la enfermedad Tinieblas y oscuridad A los ojos del doctor. Ningun sintoma aparente Viene el secreto á esplicar; Nada que pueda indicar La causa del mai latente. Cuando se está en el albor De la tierna juventud, No hay en el alma virtud Para ocultar su dolor; Ve el doctor la enfermedad Sin ser famoso adivino; Que el alma se abre camino Aún contra la voluntad. Pero ya en la edad viril, Y en ciertos temperamentos, No se hacen descubrimientos, Y se salva uno entre mil. Conde. ¡Le veis tan desesperado? Doct. Tan á lo último está hoy, Que ya por muerto le doy... Conde. ¿Dejaréisle abandonado? Doct. Aunque mi ciencia no alcanza Su mal, haré mi deber... Muerto, solo he de perder De salvarie la esperanza! Conde. | Sois todo un hombre!

(Dándole la mano.)

Doct.

Como ser debo, así soy.

Conde. Con que, ¿pensais que está hoy

Tan próximo á la agonía?

Doct. Sí...

Conde. | Morir sin calentura!

Doct. ¡Ojalá que le atacara!

Asi tal vez delirara, Y...

(El Doctor se lleva el indice à los labios al ver que Alfredo se mueve. — Este empieza à hablar. — Los dos escuchan con ansiedad.)

Alf. ¡Estúpida locura! (En sueños.)
¡Tú merecer su espléndida hermosura!

Conde. Se ocupa de una muger...

Doct. ¡Silencio, en nombre de Dios!

Conde. Si despierta, aquí á los dos...

Doct. Lo que me importa es saber...

Alf. ¡Cómo habré de decirte que te adoro,

(Como antes.)

Ya en la mitad de mi azarosa vida, Purisima azucena desprendida Del eterno pensil del sumo coro? ¡Cómo mezclar mi lloro A tu risa infantil, dulce amor mio, Ni entrelazar el ardoroso estío Con la verde, florida primavera l — No se une en la pradera La tímida viola Al espinoso cardo; nunca amiga De la punzante ortiga Fué la roja y espléndida amapola... — Y, empero, el corazon salta á tu vista, Y se lanza hácia tí, como el acero Vuela en pos del iman; cual leve arista, Que arranca en su camino El álito voraz del torbellino!... ; Oh Dios! Conde. Sin duda es amor. Doct. ¡Callad, señor, por piedad! Sabemos la enfermedad;

Doct. ¡Callad, señor, por piedad!
Sabemos la enfermedad;
Pero aún falta lo mejor.
Conde. ¿El remedio?
Doct.
Sí; callad.
Alf. Truena en la mente en vano el grito
[austero]

De la razon: la sangre no lo escucha...
Y en la tremenda lucha,
Un grito inmenso, aterrador, postrero
Exhala el alma al espirar su brio:
¡Tuyo es mi corazon, dulce amor mio!
¡Ay!... (Momentos de pausa.'
Doct. Calló...; No hay esperanza!
Conde. Volverá tal vez á hablar...
Doct. ¡Fenómeno singular!
¡Cuán poco el saber alcanza!
Mar. ¿Cómo se halla, padre mio?
(Entrando con precaucion.)

Conde. Terriblemente peor.

(El Doctor observa atentamente à la joven.)

Mar. Pero... ¿ Qué mal?

Con ardiente frenesi!

Mal de amor... Conde. Doct. Muere acaso de desvio. Mar. ¿Tan malo está? (Ansiosa.) Conde. Moribundo. De su vida desespera El Doctor... si se supiera... Pero un arcano profundo... Doct. ¡No hay ya de salvarle medio l (Con marcada intencion.) Mar. ; Ay I (Desmayándose.) ¡Doctor! ¡Mi hija adorada! Conde. Doct. Está solo desmayada... No temais...; Hé aqui el remedio! Conde. ¿ Cómo? Doct. No veis que al oirme, Tal como herida del rayo, Cayó en súbito desmayo? Conde. Y bien... ¿ Qué quereis decirme? Doct. Que ama á Alfredo, y él la adora. Conde. Noticias muy graves son... Doct. ¿Consentiréis en su union? Una esperanza traidora fuera á entrambos muy fatal. Conde. No puedo, á fé, consentir. Doct. Veréis entonces morir A entrambos del propio mal. & adoran sin esperanza, Y esa pasion es su vida... Conde. María está prometida... Doct. Pero es su muerte esa alianza. Conde. ¿Estáis de ello bien seguro? Doct. Comprendo mi alta mision: La mano en el corazon, ¡Por mi fé santa os lo juro! Conde. ¡Doctor, volvedla á la vida! Doct. ¿En su union consentiréis? Conde. Si. (Con resolucion.) Doct. Romper luego podeis Esa alianza prometida. (Dándola á oler un pomito.) Mar. ¡Ay! Doct. Ya vuelve: ahora observad. Volved en vos; no hayais miedo: (Al oido de María.) Fuera de riesgo está Alfredo. Mar. | Gracias por vuestra piedad, (Vuella en sí y arrodillándose.) Señor! ¡Salvadlo! Conde. Le amabas? Mar. No sé... (Sorprendida.) Conde. ¿Cómo?...

¡Le amo, sí,

(Tocándose la frente y el seno, como consul-

lando su corazon y su memoria.)

Mar.

(Ocultando el rostro en el seno de su padre.) Conde. ¿Por qué tu amor me ocultabas? Mar. Porque... padre... ; Hasta este ins-No lo he sabido, os lo juro! tante Conde. ¡La amará él? (Al Doctor.) Doct. Es seguro. (¡Fenómeno interesante!) El médico debe ser Psicólogo muy profundo, Sin lo cual será infecundo Todo su humano saber. Vais ahora, Conde, á ver Otro fenómeno aquí. Venios ambos tras mi... (Los lleva hácia el lecho de Alfredo, corriendo un poco las cortinas, de modo que quede oculta María.) Ahora al enfermo pulsad. (Maria obedece.) Alf. ¡Qué dulce felicidad! Doct. ¡Soltad el brazo! Alf. ¡Ay de mí! Pasó... Doct. ¿Veislo? Conde. ¿Hay caso tal? Mar. 1 Se salvará, buen doctor? (Con ansia.) Doct. Es su vida vuestro amor. Mar. ¡Entonces será inmortal! (Con alegría.) Doct. 2018? (Al Conde.) Si... Cond. Doct. Empero su mal Ha llegado á tanto estremo, Que una crísis solo... y temo Que no pueda resistir... Alf. ¡Cuánto tardas en venir, Oh muerte! (Entre sueños.) | Doctor | Mar. : Blasfemo ! Doct. Acercaos. (A María.) Conde. ¿ Qué quereis Hacer? Doct. A entrambos salvar. 1 Puedo libremente obrar? Mar. ; Padre! Conde. Haced lo que gusteis. Doct. Tomad su dlestra; fijad (A María.) La izquierda en el corazon; Y hablad de vuestra pasion

Como os venga en voluntad.

(María obedece, mirando con indecision d su padre. — Este á una mirada significativa del médico, se retira al estremo opuesto de la habitacion.)

Mar. Y en la flor hechicera parecióme Hallar una viviente semejanza... Pregunté al corazon, y respondióme Que vos érais la flor de mi esperanza.

Alf. Mias las voces son... ¡Ensueño im-Mar. ¡Alfredo... Alfredo mio! [pío! Alf. ¿Quién me llama! ¡Oh! ¡qué dulce opresion! Mar. ¡Soy tu María!

Alf. Si... Escuché de su voz la melodia... Mas...

Mar. Puede así desconocer quien ama?
Alf. Puedes amarme tú?

Mar. Fina te adoro.

Alf. ¡No mientas por piedad!

Mar. Proposition of the property of the proper

Alf. ¡Cielos!... ¿os apiadásteis de mi llo-Mar. Y tú... ¿me amas tambien? [ro? Alf. Con tal locura,

Con tan devota adoracion, María, Que hasta mi eterna salvacion daria Por librarte de un punto de amargura!

¿Qué á mí, coronas de laurel ni de oro? ¿Qué me importa del mundo el poderio, Si tú ocupas entero el pecho mio, Si eres de mi alma el único tesoro?

Cual sin su tierna madre el débil niño, Como en confin ignoto el desterrado, Como lirio del tallo separado, ¡ Así mi corazon sin tu cariño!

Y al modo que tras la áspera crudeza Del invierno, desnuda, enflaquecida, Al sol primaveral, con nueva vida, Empieza á germinar naturaleza;

Y ostenta á dar señal de que revive La gaya pompa del florido mayo: Así mi corazon, al dulce rayo, De tu blando mirar alienta y vive!

Una mirada tuya, un solo acento De tu labio infantii, quita ó da al alma La codiciada paz, la dulce calma, Quita ó da la razon al pensamiento! ¡ Yo solo de tu sér mi sér recibo, Gozo ó padezco cuando tú, señora; Mi alma con tu alma se apacienta y mora, Pues, porque vives tú, siento que vivo i

Cuando sacó el Señor el vasto mundo De la infinita inmensidad vacía, Ni un átomo viviente interrumpia Aquel silencio aterrador, profundo.

Clamó: — ¡Haya luz! — Sus vivos resplan-La fábrica vastísima inundaron; [dores La tierra, el mar, los aires se poblaron De peces, brutos, aves, plantas, flores.

Por fin, creó á su propia semejanza Otro sér superior, casi divino, Y digno á hacerle de su gran destino, Con el amor le dió fé y esperanza.

Fé y esperanza dióle, fuerte egida Contra las tempestades del dolor; Y añadió, para hacerle amar la vida, El bálsamo divino del amor!

Y á pesar de las iras del averno Contra nuestro linage decaido, El amor será al hombre, y es y ha sido, Revelacion de su poder eterno!

Y apreguntas si te amo? — Ingrata fuera, Bien mio, hasta la sombra de la duda. No ves, ciega de tí, que en mi alma impera Soberano tu amor?...

Mar. Quien ama, duda...

### Alfredo.

Pregunta al triste preso, encadenado De un calabozo en la tiniebla oscura, Si ansia aspirar del fiorido prado, Al alba matinal, el aura pura, Y la múltiple oir, vaga armonía Que alza la crēacion al rey del dia.

Pregunta al estraviado caminante De Sahára en el piéiago arenoso, Al hambre y sed rendido, paipitante, Si desea el oäsis delicioso, Cuando al caer del sol, con agonia, Mira ante si la inmensidad vacia;

Y al náufraço infeliz que, á un remo asido, Sobre los montes líquidos resbala, Y á la fatiga y al pavor transido, Casi el aliento postrimero exhala; Si ve surgir la playa apetecida, Pregúntale si torna á amar la yida!

Y á esa jóven, en fin, que abraza á un niño, Ansiado fruto de su amor primero, Pregúntala si es santo su cariño, Y puro y generoso y verdadero... Mas el fuego mirando en que me inflamo, No preguntes, ingrata, si te amo!

Poct. Es necesario acabat : Venid aquí, Conde, vos... Voy, con la ayuda de Dios, La crisis á provocar. — Dejad, María, ese puesto.

(María obedece, y á una señal del médico se retira detrás de las cortinas.)

Alf.; María... mi bien... María! Doct.; Despertad!

(Removiéndole.)

Alf.

Tire ...

Doctor, ¿qué es esto?

(Desperlando.)

Doct. Cabe este lecho há un instante

(Con lentitud.)

Que estaba con su hija el Conde....

Alf. 1 Qué decis? 1 Dó estaban?

Doct.

Donde

Ahora me veis: — delirante

Hablásteis de vuestro amor

A María...

Alf. ¡Oh Dios! — Soñaba...

Doct. Absorto el Conde escuchaba
Con señales...

Alf. De furor?

Doct. De profunda simpatía.

Alf. 14 ella?

Doct. Con admiracion

Alf. ¡Que de mi pasion, fria y cruel, se reïa! No lo estrañeis, buen doctor...

#### (Con desaliento.)

Doct. ; Y si os engañais?

Alf. ¡Doctor!

Doct. No me interrumpais;

Con asombro ví su amor!

Alf. ¡Oh! — No es posible.

Doct. ; A María

Daréis mas crédito, Alfredo?

Alf. Tanta dicha me da miedo...
¡Cómo tiemblas, alma mia!
— Sois sensible, y mi dolor

(Dudando.)

Movió á engaño vuestro pecho...; Ah! ¡Cuánto mal me habeis hecho Con vuestro piadoso error!
— ¡Este fuego en que me inflamo Acabará con mi vida!

Doct. Venid: — vos seréis creida.

(Cogiendo de la mano á María, y presentándosela.)

Alf. ¡Gran Dios!

Mar. ¡Alfredo... te amo!

Conde. Y yo os doy mi bendicion.

(Saliendo.)

Alf. ¡Padre!... Doctor... ¡ Dueño mio! ; Ah!... yo... mue... ro...

(Desmaydndose.)

Conde.

Blanco y frio

Está...

Doct. ¡Vive el corazon! Rogad al cielo por él!

(Al Conde y María.)

Conde. ¿Teneis socorros á mano?

Doct. Sí. — (¡Diosquiera que no en vano!
¡Clara ciencia, séme hoy fiel!)

(Toma el pulso á Alfredo, y con la otra mano le hace respirar el pomito.)

#### María. (Arrodillándose.)

¡Divino espíritu, Sumo Señor, Inmenso piélago De eterno amor, Desde el empíreo Oye benéfico Mi triste voz!

Mi Alfredo misero,
Pronto á espirar,
Cadáver gélido
Parece ya:
¡ Muestra hoy espléndida,
Cual llama vivida,
Tu majestad!

De santo júbilo Fuente eres tú; Al alma tórnale
Paz y virtud:
¡Cual nuevo Lázaro,
Tu voz levántele
Del ataud!

Mi labio trémulo
Ronco exhaló,
Bañado en lágrimas
¡Ay! de dolor.
¡Benigno truécalo
En dulce cántico
De inmenso amor!

Doct. Vuelve...

Mar.

Oh Dios mio!

(Levantándose.)

Doct.

Callad.

Mar. ; Su vida!

Doct. | Se halla en la mano

De Dios! — ; El saber humano

Es vacía oscuridad!

## CUADRO QUINTO.

#### A GONZALO DE SAAVEDRA.

Noche del fin del invierno.

MARIA, ALFREDO, EL CONDE WILFRIDO, EL DOCTOR; DESPUES, UN DESCONOCIDO.

Doct. Es tarde: el tiempo voló; Media noche va á sonar.

Mar. Bien mio, haz por descansar...

Alf. ¡Qué! ¿ Ya es hora?

Doct. Ya pasó.

Alf.; Cuán breve fué la alegría!

¡Quedo tanto por decir!...

Doct. Pensad ahora en dormir;

Mañana será otro dia.

Echais la culpa á la ciencia

Si van despacio las curas,

Y alargais con mil locuras

Cualquiera convalescencia.

Mar. Adios, Alfredo.

Alf. ¡Adios, alma

De mi vida! ¡Adios!

Mar. ; Adios!

Conde. Quisiera ver en los dos,

Si el mismo fuego, mas calma.

Doct. Puesto que amor ha vencido, Que tenga paciencia amor: Ved que es la dicha una flor Que agosta el menor descuido.

Conde. Buenas noches.

Alf. Descansad

En la paz de la inocencia.

- ¡ Adios, lumbre de la ciencia!

(Al Doctor.)

Doct. Adios, flor de la lealtad.

(Vanse.)

Alf. Ella me ama : el escelente Conde

(Paseándose.)

Consiente en nuestra union; breve renace El usado vigor. — ¿Por qué se esconde En el alma este miedo que me humilia? ¿Será que al corazon no satisface De esperanza la luz que aun lejos brilla? ¿Será presentimiento? — De la suerte No cansado el rencor, ¿querrá arrancarme Aún esta vez?... Mas no podrá vedarme Un asilo en el seno de la muerte! ¿Por qué pues tal temor?... Oigo un ruido... Sí... en la ventana del jardin ha sido...

(Llaman con recato.)

¿Quién llama?

Desc. Abrid!

Alf. ¿Qué quereis?

Desc.; Abrid, si teneis valor!

(Alfredo toma sus pistolas, y abre. — Le habitación queda á media luz.)

Alf. Os ruego, señor, que entreis. Desc. ¿Fiar puedo en vuestro honor?

Alf. ¿Casas de noche asaltais

Para hacer preguntas tales?

Desc. Hay casos escepcionales.

Alf. Bien... Pero ¿entrais ó no entrais?

Desc. Entro. — Os prevengo leal

Que pistolas traigo.

Alf. Es uso

Que si en ninguno recuso, Menos en quien obra mal.

Entrad.

Desc. Ya entré.

Alf. La ocasion

Me diréis...

Desc. ¿Qué importa?

Alf. El nombre

A lo menos...

Desc. ¡Soy un hombre

Que os odia de corazon!

Alf. Otro acaso os ofendió, Y...

Desc. ¿Amais á María?

Alf. Si.

Desc. Pues entonces es aqui. Renunciais á ella?

Alf. No.

Desc. Me estaba á mi prometida,

Yá querérmela arrancar,

Antes me habréis de matar,

O habréis de perder la vida!

Alf.; Dilema insensato!

Desc. ¿Cuál?

Alf. El vuestro : si me venceis, Tampoco la alcanzaréis.

Desc. : Me vengaré de un rival!

Venid, venid al jardin!

Alf. ¿Para qué?

Desc. Para el combate,

Claro está...

Alf. ; Qué disparate! Fácil aquí es darle fin.

Desc. ¿Cómo?

Alf. Escuchad: no estoy bueno,

Y, aunque os parezca locura,

El médico que me cura

Me ha prohibido el sereno.

Sabeis manejar la espada?

Desc. Alumno fui de Grisier.

Alf. Os oigo con gran placer.

Esta pieza, retirada

De las demás, bien podemos

Batirnos con libertad.

Nas, lo repito, pensad

Que son muy locos estremos.

Desc. ¡He de matar ó morir!

\_ Alf. Pues tan decidido estáis,

Encenderé, si gustais...

Desc. Hay luz bastante.

Alf. A decir

Verdad, hay la suficiente.

Vamos...

Desc. 1De esa enfermedad

No os queda debilidad?

Alf. Obrais como hombre valiente.

Puedo la espada regir

Con prontitud y vigor.

Desc. Ved no os engañe el valor.

Alf. Vos lo vais á decidir.

(Dejando las pistolas, y descolgando dos espadas de combate.)

Iguales son : escoged.

Desc. ¿ No nos oirán?

Alf.

No temais.

Desc. Ya escogi.

(Dejando sus pistolas.)

Alf. La que dejais

Tomo yo. — ¡ En guardia os poned!

Desc. ¡ A fé que me ha de pesar

Mataros!

(Cruzando su espada.)

Alf. A mi tambien. (Batiéndose.)

Desc. 10s batis, Señor, muy blen!

Alf. ¡Quiero vivir para amar!

Desc. ¿Estáis herido?

Alf. Fué error.

No os defendeis por herir...

Desc. Cuidad vos de no morir...

Alf. ¡Ved no os engañe el valor!

(Desarmándolo.)

Desc. ¡Pesia mi mala fortuna!

Rompióse...

Alf. No: fué arrancada:

¡Vamos! — Recobrad la espada... Vedla : — da en ella la luna.

(El desconocido la recoge, pero sin hacer ademan de acometer.)

¿Qué haceis? — En guardia de nuevo.

Desc. | No quiera Dios que tal haga!

¿Quereis que así satisfaga

El beneficio que os debo?

Sed esposo de Maria:

¡La mereceis, por mi honor,

Por la virtud y el valor!

¡Ved mi mano! (Tendiéndosela.)

Alf. | Esta es la mia!

(Estrechándosela.)

Desc. ¡Juro aquí sobre esta mano Que el amigo mas seguro

Tendréis en el Conde Arturo!

Alf. ¡Qué! ¿ eras tú, querido hermano?

(Abrazándolo.)

Art. ¡Hermano! — ¿Quién sois?

Alf. Alfredo.

Art. ¡Oh inesperada ventura!

Hoy en paz contigo quedo:

Pagué tu antigua amargura.

Alf. ¡Tanto bien me causa miedo!

## CUADRO SESTO.

#### LA BODA.

Levisimos giran los albos cendales En torno á la virgen con blando rumor: Dijéranse genios de amor celestiales, Las alas batiendo de un niño en redor.

Ligera corona se ciñe á su frente De lirios, emblema de casta virtud; La faz purpurina decoran fulgente, Do juntas rebosan la dicha y salud!

#### Mañana de primavera.

Preparado está el altar, Y ya el sacerdote espera; Sembrada está la carrera De mirtos y de azahar:

Uno á uno van llegando Los deudos y los amigos; Y á los inquietos testigos Ya van los novios tardando.

Cuando al fin de la enramada, Como un astro luminoso, Ven, al lado de su esposo, A la gentil desposada.

En contraste señalado, Que hace el encanto mas vivo, El parece el cedro altivo, Ella el lirio delicado.

Y aunque angélica bonanza En ambos rostros se ve, En el de él brilla la fé, Y en el de ella la esperanza.

Pero entrambos se arrodillan Del sacerdote al acento, Y con gran recogimiento Ante el sacro altar se humillan.

Y ya el rito religioso Cumplido, la faz velada, Se abraza la desposada Del enamorado esposo. Y el casto pecho anhelante, Presenta el labio hechicero, Y el beso de amor primero Deposita en él su amante.

Y en encendido rubor Bañada la faz, esconde Entre los brazos del Conde El vivo fuego de amor.

Y de los amantes lazos Se desase blandamente, Y del padre, ya impaciente, Se arroja en los tiernos brazos.

Y él la estrecha cariñoso Contra el conmovido seno Y de amarga envidia ageno, La devuelve al caro esposo.

Y como este, palpitante, Ciñe su esbelta cintura, Mira ella una sombra oscura Crusar velos su semblante.

"¿Qué tienes?—¡Te adoro, Alfredo!» Murmura blanda en su oido; Y él responde enternecido: "¡Tanta dicha me da miedo!

« Fui siempre tan desgraciado, Que aun hoy, alma de mi vida, Mi corazon se intimida Con los rencores del hado.

"Fuertes serémos los dos Contra su poder impío. —¡ Yo fio en tu amor, bien mio! —¡ Y en la clemencia de Dios! »

Y el fortunado mancebo
Su blanda frente acaricia,
Y la suprema delicia
Liba en sus labios de nuevo.

Y... Mas podránme llamar Indiscreto narrador... Tú, benevolo lector, Puedes el cuadro acabar.

## CONCLUSION.

**A** .....

Noche de primavera. - El cementerio de la aldea.

ALFREDO, MARÍA, EL SACERDOTE, EL GONDE WILFRIDO, ADELA Y SUS NIÑOS.

Van entrambos esposos,
Los brazos enlazados,
Los semblantes hermosos
Por las dichas de amor iluminados,
Atravesando la floresta umbría,
Bácia la tumba fria
Que encierra los despojos venerados
De los amantes padres. — Y mas lejos,
De la luna á los pálidos reflejos,
Siguen sus huellas el piadoso anciano
Y el buen Conde Wilfrido,
Que á los hijos amados ha seguido,
Y Adela con sus niños de la mano.

Ya descubren la tumba : aunque sencilla,
Sobre las otras tumbas se levanta. —
Detiene el jóven la segura planta,
Y dobla la rodilla;
Y ante el recuerdo de su doble luto,
Da de lianto filial largo tributo;
Mientras la esposa, trémula, se humilla
A su lado en la tumba solitaria,
Y alza esta dulce y tímida plegaria:

Con tan justo dolor, inconsolable,
De la mansion de gozo perdurable,
Donde morais ahora,
Oid mi voz, que trémula os implora!

« Vosotros fuisteis su consuelo y guia De este mundo en el piélago sañoso; Haced cesar su llanto doloroso,

Y que desde este dia Solo sienta el amor y la alegría!

"¡Dad á mi corazon vuestra ternura, Yá mi inesperta edad vuestra esperiencia, Porque pueda bastar, en vuestra ausencia, A llenar de dulzura

Esta vida de lianto y amargura!

"; Haced que nunca vuelva la agonía.

A desgarrar su espíritu valiente;

Que su vida resbale dulcemente

Hasta el postrero dia,

Ornada del amor de su María!

"¡Sombras amadas, que mi Alfredo llora Con tan justo dolor, inconsolable, De la mansion de júbilo inefable, Donde vivís ahora, Oid mi voz que trémula os implora ! »

Y Alfredo repetia La plegaria filiai, y el buen anciano, En el grupo lejano, Con honda devocion la proseguia...

Mientras la blanca luna
Daba vida al risueño païsaje,
Y entre el verde ramaje
De la alameda umbría,
Una figura vaga y transparente,
Sobre el grupo, en los aires se cernia,
Y estendiendo las manos dulcemente,
Con indecible amor los bendecia...

Y de la luna á un pálido destello Alfredo columbró su rostro bello, Y los brazos abiertos, anhelante El pecho palpitante, Sobre la verde alfombra Corrió veloz hácia la aérea sombra, Gritando: «¡ Madre mia!»

— Mas la vision felix el raudo vuelo l'orcia ya hácia el cielo, Atravesando la region vacía; Y á par que al hijo caro sonreia, Con ademan tiernísimo en el suelo le mostraba á su angélica María...

Mientras con varia fuerza y á distancia Distinta se elevaban mil sonidos, A despertar en sabia consonancia Los ecos hasta entonce adormecidos.

El aura vespertina entre el taraje Gemia con dulcísimo murmullo, Y el ruiseñor trinaba en el boscaje, Y ensayaba la tórtola su arrullo.

Y ayes la tierra de placer lanzaba, De amor inenarrable estremecida, Cuando su seno maternal rasgaba La simiente al brotar á nueva vida.

Sobre las nubes susurraba el viento, U oculto entre los bosques seculares, Y la luna surcaba el firmamento, Cual blanca vela los tranquilos mares. Y como voz que suena en lontananza, Mas suaves y tímidos rumores Se alzaban del Creador en alabanza, Del entreabierto cáliz de las flores.

Y en dulce consonancia ambos esposos Con la madre comun naturaleza, Prorumpian en himnos ardorosos De amor y gratitud y de terneza.

Y de su amor y de su dicha hablaban, Y del pasado llanto y amargura, Y sus almas unidas se anegaban En piélagos inmensos de ventura...

Y en tanto el Infinito, Omnipotente, De todo bien generador fecundo, Volvia la mirada complaciente De amor y de perdon al bajo mundo!

## EPILOGO.

**....** 

## DIEZ AÑOS DESPUES (1).

. . . Vanitae vanitatum et omnia vanitae.

— Generatio præterit et generatio advenit:
terra autem in æternum stat.
. . . . Quid superset homini ex omni
labore suo?....

Ecclesiastes, cap. 1, v. 2, 3 y 4.

I

Desde el confin lejano
De aquella parte del terrestre mundo
Que vió la cuna del linage humano;
Un átomo levísimo impelido
Por el soplo del ábrego iracundo,
Cruza las tierras y los anchos mares. —
Un átomo letal, desconocido
Al hombre; y va dejando en su carrera

(i) Los que busquen en los escritos de esta especie solo el interés dramático ó novelesco, harán muy bien en no pasar de esta página. Los que gusten de seguir hasta el fin el pesamiento filosófico ó moral del autor en todo su desarrollo, obrarán cuerdamente en leer el presente epilogo. Para ellos se ha escrito.

Rauda, implacable fiera,
Los campos yermos, mudos los hogares. —
Nada anuncia su paso: — imperceptible
Es su agudo puñal cuanto seguro;
Conforme avanza mas, mas va creciendo,
Y ya es un monstruo horrendo
A cuyo golpe asolador, terrible,
Como al poder de mágico conjuro,
A un tiempo caen las madres cariñosas,
Niños robustos, trémulos ancianos,
Las vírgenes modestas, las esposas,
Los jóvenes lozanos,
Los fuertes é impertérritos varones,
Cadáveres de tres generaciones!...

Y en la callada hora Que el fin separa del nacer del dia,

Hora de paz y calma encantadora; Cargado de dolores y agonia, Sobre alguna ciudad dormida llega El insaciable monstruo, y en lo oscuro, Del uno al otro muro Las negras alas tácito despliega. — Alli al débil **reflejo, vacilante,** De una lámpara humilde, vela el sabio Que en las regiones de la ciencia vive; Tan pobre, que aun á Job hiciera agravio, Mas allá el inspirado vate escribe Los cánticos de su alma delirante; Aqui en redor de hospitalaria mesa, Llenos los vasos del licor divino Que alegra el corazon, nobles varones Departen en las blandas emociones De la amistad, que endulza su destino; Mas lejos, en el ámbito anchuroso De opulento salon, baila enlazado Un juvenil enjambre, bullicioso, Al són de los violines acordado... Y entre tanto el espectro descarnado De la implacable muerte conrie de la peste bajo el ala, Y con el dedo destructor, inerte, Sus numerosas víctimas señala.

- Luce, por fin, el dia Y con él el dolor inconsolable, El horror, el espanto y la agonia. — Aqui con voz de llanto inenarrable Turba el viento la jóven prometida Que al prometido esposo muerto llora: Aquella misma aurora Por el debió al altar ser conducida, Y viva, sigue á aquel que fué su vida, Por el camino de la helada tumba; I de delor la triste, casi loca, En vano con furor la muerte invoca! – Alli cerca retumba Il llanto de unos huérfanos amargo, Que en vano solicitan pan y abrigo l halagos, del que fué su único amigo, Samido en el novísimo letargo. — En medio á los cadáveres, ya frios, De los hijos que fueron sus amores, Planta desnuda ya de hojas y flores, Espirante, marchita, desgreñada, Secas las fauces y los ojos secos, Una madre se ve desventurada. -Al ; ay! de su dolor sordos los ecos, No llora ya la triste; — enfurecida Maldice el hora en que nació á la vida, Y execra el dulce instante En que sintió en su seno palpitante, De gozo estremecido, El tierno fruto de su amor primero, Y el blando són de su primer gemido!

— Cabe ella, ¡cuán feliz! otra matrona, A quien dejó la muerte su hermosura, Vese, cadáver ya: — sobre el regazo Maternal una tierna criatura Se esfuerza en separar el embarazo Del traje, y busca ansiosa el tierno seno Donde bebió la vida, Y hora le ofrece matador veneno!... Torva la frente, y la mirada hundida, Ya sin vigor, á su feroz tarea. Tropezando en los gélidos montones, El amarillo enterrador pasea; Y del voraz instinto prevenidos, Acuden en cerrados batallones, Exhalando gozosos alaridos, Cuanto bruto, reptil, insecto ó ave Pasta su vida en la asquerosa muerte; — Mientras que desde el cielo encapotado El ángel del dolor y el esterminio Rápido baja al fúnebre triclinio : Y lleno de placer el crudo pecho, Contempla el cementerio ilimitado, Solitario, tranquilo y satisfecho...

#### 11

#### LA CAMARA NUPCIAL.

Es la estacion del Can abrasadora, Cuando sobre la tierra que dormita, El padre sol, en el cenit sentado, Sus flamígeros rayos rectos vibra.

No viene á interrumpir la horrenda calma Ni un hálito del aura vespertina, Y con trémulo rayo blanca luna Entre rojo vapor apenas brilla.

Agrupados en torno á una ventana Están el noble Alfredo y su María, Y dos niños, como ángeles hermosos, Se sientan de la madre en las rodillas.

Fuego la tierra de su seno exhala, El aire fuego líquido respira, Y toca, á aquel calor insoportable, La creacion entera á su agonía.

Pero á deshora las inmobles ramas De los marchitos árboles se agitan; Una grata frescura se desparce, Y á poco llena la region vacía.

Y á cuanto sér viviente toca el ala De aquella fresca, inesperada brisa, Infundirle parece nuevo aliento, Nueva fé y esperanza, amor y vida.

Alfredo y su adorada, y los uelos De su amor, con deleite el aura aspiran; Cuando de pronto inclínase la esposa, Como del rayo del Señor herida.

Sostiene amante Alfredo entre sus manos La frente juvenil, ya casi fria, Y un gélido pavor dentro á su pecho La enardecida sangre paraliza. —

Y cielo y tierra en su dolor invoca, Y por prestos socorros ronco grita. — Acude Adeia, el sacerdote anciano, Cuantos seres componen su familia;

Mas en vano tiernisimos cuidados Y socorros del arte la prodigan; Ya solo queda la terrestre forma Del ángel que en el mundo fué María.

Y el esposo infeliz, secos los ojos, Ve el amor y el encanto de su vida, En el lecho nupcial, como una rosa Por el soplo del ábrego marchita.

Y casi loco de dolor, se acerca A sus hijos. — ¡La parca enfurecida Entrambas flores agostó en capullo! ¡Todos sus bienes le arráncó en un dia!

Entonce al lecho funebre
Los lleva el desdichado;
Acerca entrambos ángeles
Al seno idolatrado,
Y con mirar sañudo
Contempla inerte, mudo,
Cuanto en la tierra amó!

¡Ay de aquel padre huérfano!
! Ay del esposo amante!
¡ A tanto amor fué límite
Solo un fugaz instante!
— ¡ La suerte encrudecida
Mató á quien fué su vida,
Y el triste no murió!

Como la viuda tórtola, Que en pos del bien perdido, Se aleja en vuelo rápido Del caro, oculto nido; Y halla al volver, cuitada, Su prole arrebatada De aleve cazador:

Tal, aún del golpe atónito, De pié el desventurado, Mira, en cinéreo túmulo El tálamo trocado. É inmóbil, mudo, ardiente, Parece una viviente Estatua del dolor.

Hermosos cuanto pálidos,
Juzgáranse dormidos,
Cabe á su madre estiéndense
Los párvulos queridos;
Y en el semblante de ella
Aun vívida destella
Su célica beldad. —

Presa se cree de un vértigo
O súbita locura,
Que no comprende el mísero
Su horrenda desventura;
Y empero, convencielos
Le muestran sus sentidos
La bárbara verdad!

Por fin, el fuerte espíritu, A tal dolor estrecho, Brotan copiosas lágrimas Dei lacerado pecho; Y el llanto de sus ojos Inunda los despojos De los que ya no son!

Y á aquel piadoso bálsamo Que el cielo al hombre envia, Lluvia de amor benefica, Que endulza la agonia; Con renaciente calma, Siente mas firme el alma, Mas clara la razon.

Despues con mano trémula Corona de albas flores Aquellos tres cadáveres Que fueron sus amores; Y con semblante austero El beso postrimero Castisimo les dió. Y luego, en pié, volviéndose Al sacerdote anciano, Que cerca llora, estiéndele La cariñosa mano; Y con sūave acento, De su hondo sentimiento Así le reprendió:

- "¡Por qué llorais por los que ya en el cielo Cerca se ven del sempiterno trono?

   Libres por siempre están de amargo de duda amarga y de feroz encono. [duelo,
- En esta tierra, de dolor henchida,
   De pena ignaros, virgenes de errores,
   Pura y dichosa transcurrió su vida,
   Cual mansa fuente entre olorosas flores.
- Que si por mi llorais, no fuera justo. —
  Don eran elios de la eterna mano
  Del que no puede errar ni ser injusto :
  Su designio acatemos soberano! »

Dijo; — y alzando la serena frente, Y doblada en el polvo la rodilla, Con fé profunda y con amor ferviente Alzó al Señor esta oracion sencilla:

- "¡Señor! Señor! Del trono inaccesible
  Dó tu poder fecundo
  Así cuida del átomo invisible
  Como del ancho mundo:
- Tú, que á la golondrina aventurera Que vuelve á sus hogares,
   Mides el viento en su veloz carrera
   Sobre los anchos mares:
- \*Fuerza envia en tan bárbara mudanza Al triste que te implora; ¡Sosten la fé, redobla la esperanza Del misero que llora!
- Con paternal ternura,
  Y hoy para mi hasta el borde rebosaste
  El cáliz de amargura;
- Retiraste de mi las bendiciones,
  Y enviaste la agonia:
   Eran tuyos, Señor, los ricos dones,
  Y la miseria mia.

- « Bendita veces mil, bendita sea Tu Providencia suma; Pero sostenme en la mortal pelea; Porque el dolor me abruma.
- « Solo vivi hasta hoy para mi mismo,
   En mi soberbia insana;
   Desde hoy remplaza al gélido egoismo
   La caridad cristiana.
- « ¡Perdóname, Señor, lo ya pasado!
   Consagro mi existencia
   A dar blando consuelo al desgraciado
   Y allvio á la indigencia.
- «—; Señor! Señor! Del trono inaccesible,
   Dó tu poder fecundo
   Así cuida del átomo invisible
   Como del ancho mundo:

|   | s; l<br>Sc |   | tei | A. | l ı<br>la | ní<br>fé | 90 | re | <b>d</b> c | qu<br>ob | e<br>la | II<br>It | or | a ! | pe | T | เก | ta | ia | m | ZÁ |  |
|---|------------|---|-----|----|-----------|----------|----|----|------------|----------|---------|----------|----|-----|----|---|----|----|----|---|----|--|
| • | •          | • | •   | •  | •         | •        | •  | •  | •          | •        | •       | •        | •  | •   | •  | • | •  | •  |    |   |    |  |
| • | •          | • | •   | •  | •         | ٠        | •  | •  | •          | •        | •       | •        | •  | •   | •  | • | •  | •  |    |   |    |  |

Viditque Deus cuncta que secerat : et erant valde bona.
Génesis, cap. 1, vers. 13.

Dos veces nuestro globo ha recorrido En torno al padre soi su anual carrera, Que al dichoso un minuto han parecido, Y al infeiiz la eternidad entera.

Una tarde de abril serena y pura, El viento mudo, el universo en calma, Presa de una terrible calentura El débil cuerpo, y de dolor el alma,

Yace Alfredo infeliz: — cabe á su lecho Amigo vela el sacerdote anciano, Y escucha el estertor del ronco pecho, Y cuenta los latidos de su mano.

Poco á poco la flebre se mitiga, Vuelve á esperar el de esperanza ageno; Disminuye y acaba la fatiga, Y el pulso late igual y mas sereno. Al cielo eleva el sacerdote amante De gratitud un himno reverente; Que un sueño bienhechor, refrigerante, Embarga los sentidos del doliente.

Los músculos del rostro contraidos Se destienden; los labios abrasados, De humedecida púrpura teñidos, Vense de una sonrisa separados.

Y es que á calmar su bárbara agonía, Vaporoso, dulcísimo, halagüeño, Sobre él la mano omnipotente envia El misterioso encanto de un ensueño.

Parécele que se halla en unos prados
 Revestidos de espléndida verdura,
 Dó el llanto y el dolor son ignorados,
 Reina la paz, y amor eterno dura;

Para cuyos felices moradores Nunca se acaba ni comienza el dia, En un mar de perfumes y colores, Blanda luz y suavísima armonía.

Y á su encuentro venir por el sendero Por dó entró á la region afortunada, Miró un vapor blanquísimo y ligero, Cual túnica sutil de alguna fada. Y como transparente nubecilla, Que en el oriente al asomar la aurora, Cuando la luz del sol cercana brilla, De purpúreos matices se colora;

Tal fuése el vaporcillo colorando, Ya vario en densidad y en estructura, Mientras se iba graciosa destacando De su centro una angélica figura.

Y tras aquella, tres fueron saliendo De entre el leve sudario blanquecino, Que á Alfredo se acercaron sonriendo, Dos á dos por los lados del camino.

Y él conoció á su madre idolatrada, Y junto á sus hijuelos vió á María, Y abrazólos, el alma enajenada De amor y de seráfica alegría.

Y al contacto incorpóreo estremecido, Cobró un instante su vigor entero; Se incorporó en el lecho, dió un gemido, Y fué aquel de su vida el postrimero...

Y de nuevo el Señor omnipotente, De todo bien generador fecundo, Dirigió una mirada complaciente De amor y de perdon al bajo mundo.

## ADIOS AL LECTOR.

J'aimai; je fus aimé; c'est assez pour ma tombe: Qu'on y grave ces mots et qu'une larme y tombe.....

LAMARTINE ...

May no marble bestow the splendor of woe Which the children of vanity rear;

No fiction of fame shall blazon my name:
All I ask — all I wish — is a tear!

BYRON, The Tear.

Tras de tan largo y desigual camino, Ahora débil el paso, el rumbo incierto, Ahora sirme y veloz como el destino, Por sin llegamos al seguro puerto; Y ya por verde oasis, peregrino, Ya atravesando el árido desierto, Siempre me sué, lector, tu saz amiga La mayor recompensa á mi satiga. En el tiempo que juntos caminamos, Dite abierta la historia de mi vida; La senda por dó amigos transitamos Hoy la suerte nos muestra en dos partida: ¡Ojalá que el adios que aquí nos damos No sea la postrera despedida! Mas, por si acaso, repetirte quiero Lo que pido á la fama y de tí espero. Unos, ardiendo en ambicion insana, Quieren dejar de si suma memoria, Y ornados de diadema soberana, Reinar hasta en el libro de la historia; Otros, de alma mas torpe ó mas liviana, Corriendo van de usurpada gloria; Y otros, en fin, se afanan por vil oro, Como el supremo y único tesoro.

Yo detesto el poder, me asusta el mando, Me fatigan el fausto y la opulencia; Y vivir prefiriera mendigando, Sumido en la mas hórrida indigencia, A adquirir con un tráfico nefando, Y á costa del honor y la conciencia, Las delicias y pompas de la vida, O una gloria inmortal, no merecida.

Y no porque la lucha me amedrenta,
Del revuelto palenque me retiro;
A mi tambien la fama turbulenta
Tal vez me coronó en su raudo giro;
Mas con otra ambicion mi pecho alienta,
A mas sublime galardon aspiro;
Que á verme aborrecido y admirado
Prefiero ser oscuramente amado.

No quiero yo que en asordante estruendo, Al través de los siglos, mi renombre; Como el rayo de Júpiter tremendo, Con su estallido el universo asombre: Poeta del amor, solo pretendo Que en pia tradicion pase mi nombre Del labio maternal al tierno niño, Legado de purísimo cariño!

Madrid, 12 de marzo de 1852.

->U**`&**`0

Que en el hogar doméstico implantado, Como un amigo de probado celo, En mis libros encuentre el desgraciado A su dolor solaz, si no consuelo; Y aunque me arrojen del atril dorado, Que de la choza rústica en el suelo Aprenda de mí el párvulo el camino Del amor de sus padres y el divino.

Y cuando el hilo de mi vida rompa El cielo, dando fin á mi quebranto, Que no alce en mi loor épica trompa Algun ronco, insensible, hinchado canto: Prefiero á la falaz mundana pompa, De un pecho amigo el invisible llanto; Y á que mi nombre en mármoles se ostente, Un solo corazon que me lamente.

Ni quiero descansar en ostentosa
Tumba, del arte escelso maravilia;
Que cubra mi ceniza humilde losa,
Y que en la noble lengua de Castilla
Grabe la mano del amor, piadosa,
Letra veraz, lacónica, sencilla,
Que diga al estravlado caminante:
¡ Duerme aquí en paz un corazon amante!

Tal recompensa á mis dolores pido,
Tal galardon á mi trabajo espero;
Sienta mal el laurel al afligido,
Insulta la mentira al que es sincero:
Doyte otra vez mi adios enternecido,
Lector; y por si fuere el postrimero,
A tí encomiendo mi futura gloria...
¡Da una lágrima tierna á mi memoria!



## **POEMAS**

ESCRITOS EN COLABORACION

DE

DON JOSÉ ZORRILLA.

PENTAPOLIS.

MARIA. — UN CUENTO DE AMORES.

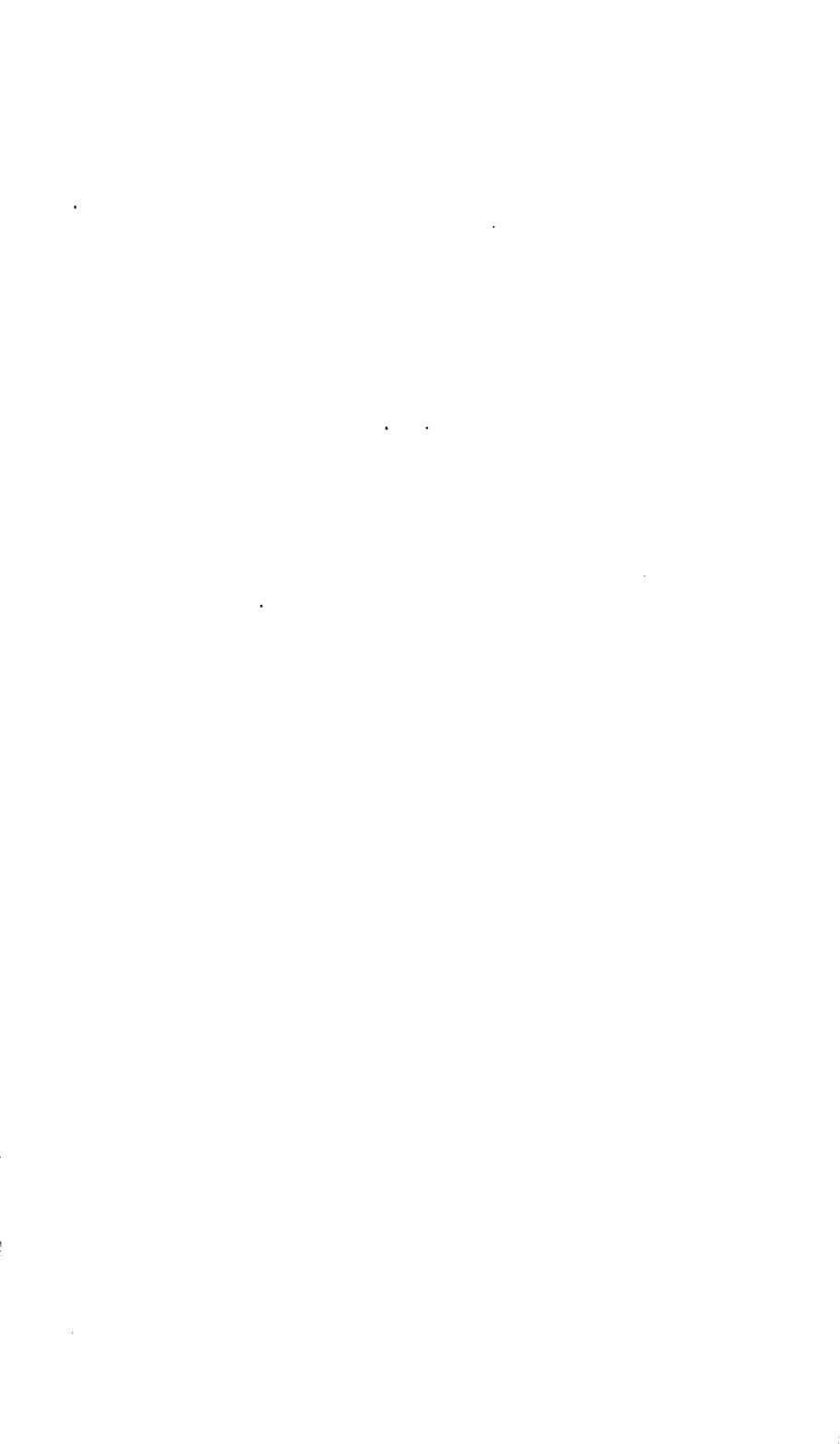

## ADVERTENCIA.

Por segunda vez salen á la luz pública, desde las acreditadas prensas de Mr. Dramard-Baudry, los poemas La Ira de Dios, Maria y Un cuento de Amores, que en colaboracion del celebre poeta Don José Zorrilla, escribí ahora diez años, y que este publicó en Francia en 1852.

Dos motivos, justos ambos, si bien no igualmente poderosos, me impelen á hacer, acaso sin necesidad, la segunda edicion de estas obras. Es el primero, que haciendo yo ahora una coleccion casi completa de mis pobres trabajos literarios, he creido deber incluir en ella, los que en union de tan celebrado poeta escribí; con tanta mayor razon, cuanto que en las dos primeras obras tengo la parte mas considerable, si se atiende á la estension del trabajo.

El segundo motivo es, rectificar un error que noté en la edicion de 1852, dirigida por mi compañero y amigo Zorrilla. En la portada del poema biblico La Ira de Dios, se omitió mi nombre, y solo consta que el se gundo canto es mio, por una nota puesta al pié, siendo así que en dicho poema solo tiene el Sr. Zorrilla los cantos 1° y 3° y son mios el 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y la conclusion.

Hecha esta aclaracion, solo me resta decir que en la presente edicion restablezco al poema citado su primitivo nombre de *Pentápolis*, no solo por ser mas concreto á su argumento, sino por su mayor eufonía. Así lo llamó el Sr. Zorrilla, cuando, años atrás, publicó los cantos 1° y 3° en un periódico literario que por aquel entonces se publicaba en Madrid, y cuyo título, si no me es infiel la memoria, era el Laberinto; y así lo llamamos ambos, cuando posteriormente me invitó él á que lo continuase.

Concluiré diciendo á los lectores, que si hasta ahora no he revindicado la parte que en *Pentápolis* tengo y reclamo hoy, ha sido por considerar la omision que por entonces se cometió, de poquísima importancia, así para la gran reputacion literaria del Sr. Zorrilla, como para la humilde mia; y si hoy restablezco la verdad de los hechos, es porque he creido no deber desaprovechar la ocasion tan favorable que se me viene á las manos.

Paris, 1<sup>re</sup> de diciembre de 1861.

J. HERIBERTO GARCIA DE QUEVEDO.

|            | • . |   |  |  |
|------------|-----|---|--|--|
|            |     | , |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            | •   |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
|            |     |   |  |  |
| <b>k</b> . |     |   |  |  |

# PENTAPOLIS,

POEMA BIBLICO.

#### CANTO PRIMERO.

Canto de Dios la omnipotente saña, La justicia de Dios omnipotenta: Justicia suma y á piedad estraña Que ejercida por El con torpe gente, Sobre el polvo infructifero que baña El Muerto mar con fétida corrienta, La marca colosal dejó al impío De su justo y escelso poderío.

Espíritu de Dios, que eterno vives
Sin principio ni fin; tú que, uno y trino,
Al Padre igual y al Hijo, no recibes
Ni dás el sér de vuestro sér divino:
Tú que en el libro de la ciencia escribes
Las memorias del tiempo y del destino,
Baja á mi mente, que si tú me inspiras
Bardo seré de las celestes iras.

Ya al confin de los montes de Judea
Y entre negros peñascos, abre un valle
A un rio turbio, que sus piés rodea,
Honda y desierta y silenciosa calle.
Solo este rio su caudal emplea
Un lago en mantener, dó es fuersa que halle
Su curso fin y término el desierto:
Yallí es donde al Jordan traga el mar Muerto.

Sobre aquellas arenas movedizas, Que el sagrado Jordan jamás fecunda, Yacen bajo del lago las calizas Ruinas de Pentápolis inmunda. Allí es donde sus fétidas cenizas El lodo amasan en que el mar se funda, Y do están las impúdicas moradas De las cinco ciudades condenadas. Nunca aquellas estériles montañas É infecundas arenas han podido Fermentar ni nutrir en sus entrañas Flor campesina ni zarzal tupido; Ni allí hicieron pastores sus cabañas, Ni ganados jamás las han pacido, Ni buscaron sus sombras las gacelas, Ni surcaron su mar perdidas velas.

No se posó jamás un solo instante
De aquellas rocas en las calvas crestas
Buitre cansado ó golondrina errante:
Ni de sus cuevas lóbregas é infestas
Solitario leon fué el habitante:
Ni por sus lomas ásperas y enhiestas
Arrastróse jamás buscando asilo
Sierpe sagaz, ni yerde cocodrilo.

Nunca las ondas de su estenso lago Perfumada meció lánguida brisa, Ni alzó murmullo soñoliento y vago En ellas columpiándose indecisa. Eterno acento del eterno estrago, De aquellos valles la existencia avisa De eterna tempestad el eco ronco Que en el ancho arenal espira bronco.

Nada, nada hay alli que tenga vida:
Ni flor, ni insecto, ni bajel ni flera
Mantiene aquella tierra corrompida,
Revuelto mar y lóbrega ribera.
En esta tierra inerme y maldecida
Pesa de Dios la mano justiciera,
Y un paraíso á la delicia abierto
En su comparacion es el desierto.

Mas no fueron lo que hoy en algun dia Este valle, este mar, y estas montañas : No fueron siempre al ruido y la alegría De poblacion y de cultivo estrañas : Un tiempo fué que mayo las vestia No de musgo y silvestres espadañas, Mas, cercadas de bosques protectores, De rubias mieses y olorosas flores.

Entonces la cubrian sus vallados, Y sus fecundos cerros coronaban Alamedas y huertos y ganados, Que las vecinas tierras envidiaban: Reyes tenia, y pueblos, y soldados, Que con armas y leyes la guardaban, Y de sus armas y sus leyes fruto De las vencidas recibió el tributo.

Cobijábala entonces limpio cielo
Fecundador y azul, que allí vertia
Calor, que mas feraz tornaba el suelo;
Lluvia, que sus corrientes mantenia;
Aura, que al labrador siendo consuelo
Daba á sus selvas mágica armonía,
A sus plantas vigor, jugo y colores,
Salud á sus robustos moradores.

Allí brotaba el cedro incorruptible, El limonero allí de frutas de oro, El umbrío moral al sol sensible, Del olivo y la vid ei gran tesoro. Y daban por do quier sombra apacible Y gala á la campiña, el sicomoro, El nogal, y los nópalos azules, Las palmas y los recios abedules.

Y como en cercas, huertos y jardines Por afanoso dueño cultivados, Vianse allí crecer en los confines De sus silvestres cotos y vallados, Purpúreas rosas, pálidos jazmines, Rojos claveles, alhelís morados, Renúnculos, violetas y jacintos, En sér iguales y en olor distintos.

De su aroma atraidos y frescura Y nacidos en medio de las flores Revolaba meciendo su aura pura De insectos multitud, cuyos colores, Inquietud, y susurro y galanura Aumentaban del campo los primores, Con sus alas y sones dando al viento Música dulce y manso movimiento.

En los espesos árboles sus nidos Colgaban contentísimas las aves, Los ojos recreando y los oidos Con plumas varias y gorgeos suaves : Y entre el rumor de arroyos escondidos Se mezclaban, ya plácidos, ya graves Al continuo balar de las ovejas Y al sordo susurrar de las abejas. Era entonces en fin un paraíso
De la rica Pentápolis el suelo,
Y lo fuera por siempre si en aviso
Tuviera siempre su temor al cielo:
Mas provocarle á la venganza quiso
Con torpe rito y con inmundo anhelo,
Y el cielo se cansó de su insolencia
Y fulminó sobre él fiera sentencia.

Pródigo el sumo Dios vertió en su seno Gracia, placer, fertilidad y vida, Pero sus dones convirtió en veneno La raza de aquel suelo corrompida. Dios la dió un corazon sencillo y bueno, Y en sencillez inculta mantenida Fué su raza leal, sencilla y buena A desdichas y crimenes agena.

Pero cambió su sér con la ventura, Creció con la riqueza su osadía : A las tierras vecinas dió pavura El poder al mostrarlas que tenia, Y adoró su poder : y en su locura Olvidando á su Dios su altanería De abominables culpas se hizo rea Pentápolis, baldon de la Judea.

Todo lo trastornó; todo lo puso
En distinto lugar do fué criado,
Con dañada intencion y torpe abuso
Todo al fin convirtiéndolo al pecado.
Los ojos apartó su pueblo iluso
Del Dios que con piedad le habia mirado,
Y levantando altares á sus vicios
Ofrecióles inmundos sacrificios.

Vallas no tuvo ya, no sintió freno:
Fué su Dios el placer, su ley el gusto:
Cuanto le deleitara dió por bueno,
Cuanto sirviera á su placer por justo:
Y el corazon y el pensamiento lleno
De su torpeza, sin pudor ni susto
La raza de la impúdica Sodoma
Vergüenza fué de la impudente Roma.

Gomorra, Seboin, Segor y Adama,
De su tierra hermosisimas ciudades,
Frutos podridos de la misma rama
La siguieron al par de sus maldades:
Y á par ganando abominable fama
Alcanzaron á ser sus liviandades
Con rito vil y torpe ceremonia
Escándalo á la misma Babilonia.

La muger, que del hombre compañera Nació, su fé para alentar en vida, Mas fácil para hacerle y llevadera Su existencia entre duelos consumida; En la abominacion fué la primera, Y cuanto débil mas, mas atrevida Patentizó con vil desenvoltura A los ojos del crímen su hermosura.

Callaron; ay! cediendo á sus caricias Dudas, remordimiento y pareceres; Porque hijas de esta tierra de delicias Nacidas al amor y á los placeres, De su amor ofreciendo las primicias, Era la liviandad de sus mugeres Del hombre rudo al apetito ciego Segura red, é irresistible fuego.

Por sus pasiones viles dominado, liecho por fin de sus sentidos siervo; De su celeste origen olvidado Y en su abandono y ceguedad protervo, En el ara del templo profanado, Dando á su solo Dios pesar acerbo, Colocó á la muger audaz el hombre Y de su mismo Dios prestóla el nombre.

Y admirando en la lumbre de sus ojos, Y en la espiral de sus flotantes rizos, De su amoroso ceño en los enojos, Y en su grata sonrisa, mil hechizos, Adoró su capricho y sus antojos, Sus dotes adoró mas quebradizos, Y tomando por dioses sus mugeres, Divinizó con ellas sus placeres.

Divinizó las notas de su acento,
Divinizó los besos de su boca,
Divinizó el aroma de su aliento:
Y en la embriaguez de su licencia loca
Ageno á todo noble sentimiento
Su impía adoracion juzgando poca,
Arrollado el pudor, roto el decoro
Dijo: « La hermosa desnudez adoro. »

Y no fué parte do su cuerpo bello De que un ídolo infame no se hiciera: Su breve pié, su alabastrino cuello, Su pecho, que al marfil envidia fuera, Las perfumadas trenzas del cabello, Cuanto al pudor nombrándose ofendiera Dando inauditos de torpeza ejemplos, Se adoraron por calles y por templos.

Cansáronse el buril y los cinceles En grabar tan groseras alusiones; Premio fueron las palmas y laureles De las mas execrables invenciones: Espiró en los tormentos mas crueles Quien sus ritos llamó profanaciones, Y elevaron do quier en pedestales De su creepcia inmunda las señales. Con estos jeroglificos impuros
Se adornaron los pórticos, las fuentes,
Las plazas, y las calles y los muros:
Y no quedaron ojos inocentes,
Ni oidos castos, ni recuerdos puros,
Ni rubor en los rostros impudentes,
Ni encerró nada mas aquel recinto
Que infamia imbécil y brutal instinto.

Los vicios desde allí virtudes fueron, Los vicios desde allí se alambicaron, Y en cuantos vicios abarcar pudieron Con vértigo carnal se encenagaron. Con cuantos atractivos concibieron La torpeza del vicio engalanaron; Y en la mas terrenal idolatría, Desbocada Pentápolis corria.

«¡Orgia!¡orgia!» los réprobos gritaban:
«¡Orgia!¡el placer es nuestro Dios!» decian:
Y blasfemos cantares entonaban,
Y en festines opíparos bebian;
Y con ardientes vinos escitaban
El fuego en que sus ánimas ardian,
Y espiraba en los anchos arenales
El ruido de sus largas bacanales.

Ningun delito entre ellos era nuevo,
Ningun refinamiento o torpe aliño
Que pudiera al placer servir de cebo;
Y útil era la bestia, el leño, el niño,
Y la viuda, la vírgen y el mancebo....
Mas tente, pluma, que en maldad te tiño
Y á llevarte adelante no me atrevo:
Que á lo que el mismo Dios volvió sus ojos,
Diera en mi voz al universo enojos.

Volviólos, sí, su creadora lumbre
Negando á tan impúdica torpeza:
Apartólos de aquella muchedumbre
Que, profanando su mortal belleza,
Del vicio en la asquerosa podredumbre
Enfangó su feroz naturaleza,
Dejándola sin freno y sin cuidado
Desbocada correr tras el pecado.

Se hundió en lo mas recóndito del cielo Apesarado Dios cuanto ofendido, Haciendo entre Él y los humanos velo Del aire y del espacio indefinido: Y al pensar á la raza de aquel suelo En aplicar castigo merecido, Su espíritu asaltó santa tristexa Cediendo á su piedad su fortalexa.

Que no fué nunca el Dios de los humanos El Dios que al ruego se resiste y huye, Y la obra bella de sus propias manos Con caprichosa sinrason destruye. No es nuestro Dios el Dios de los tiranos Que con la fuerza al corazon arguye, Sino es el Dios que la inocencia abona, Y oye al que ruega, y al que cree perdons.

No es nuestro Dios el Dios de la venganza Que se goza en el mal y el duelo ageno, Y sofoca la luz de la esperanza Convirtiendo su bálsamo en veneno. No es Dios el Dios á quien jamás se alcanza Ébrio de su poder, de su ira lleno, Sino el Dios que despeja el ceño adusto Benigno oyendo la oración del justo.

Es nuestro Dios el Dios de las piedades, Es el Dios del consuelo y la indulgencia: El Dios á quien si enojan las maldades Desarman la humildad y penitencia: Es el Dios que perdona las ciudades De diez justos no mas por la inocencia, El Dios que el crimen sin piedad castiga, Pero es el Dios que castigando obliga;

El soberano Dios justo y severo
Que el rayo al fulminar de su justicia
Al torpe criminal muestra primero
La inmensa gravedad de su malicia;
El Dios que llama al corason sincero
Del pecador cuyo perdon codicia,
Para que al conocer su omnipotencia,
Con ruegos le desarme y penitencia.

Dios, es el Dios que con afan prolijo
Formó la creacion, y viendo luego
La maldad de los hombres les maldijo
Su raza en estinguir pensando ciego:
Mas escuchando de su escelso Hijo
Antes de destruirla el santo ruego,
Dijo mostrando su infinito encono:
« A precio de tu sangre les perdeno.»

Y se efectuó el misterio sacrosanto
De nuestra redencion. Rotas y abiertas
Le lloraron las peñas con espanto
De tamaño rigor: mas las inciertas
Moradas del Eden á precio tanto
Dejaron otra ves francas sus puertas,
Y la raza maldita y condenada
Fué con la sangre de su Dios lavada.

#### CANTO SEGUNDO.

De Hebron en la comarca bendecida Hay un valle amenisimo y fecundo, Que la nacion de Jehováh escogida Llamaba de Mambré: no encierra el mundo En su estension del hombre conocida, Ni en la que hasta ora solo el mar profunde Viera, y á dó jamás pié vacilante Llegó de peregrino ó navegante:

Ningun país dó con mayor larguesa
Derramara el Señor sus bendiciones;
Pródiga allí mostró naturalesa
En pompa singular todos sus dones:
Uniendo á la hermosura la riquesa
Miranse allí á la par las estaciones,
Y otoño, primavera, flor y fruto,
Unido al hombre ofrecen su tributo.

Allí el nogal junto á la palma crece, Y el oloroso cedro y manso tilo, Y el plátano flexible se estremece A la sombra del álamo tranquilo: Allí el haya frondosa amante ofrece A la sencilla tórtola un asilo, Y el sauce, el tamarindo y sicomoro Con el árbol se ven de frutos de oro.

El fuerte olivo de inmortal verdura, Crece losano al márgen de la fuente; La prolífica vid en la espesura Gime bajo su fruto transparente; Mientras allá en la espléndida llanura Al blando soplo de fugaz ambiente Las doradas espigas á millares Se mecen cual las olas de los mares.

Al borde suena aquí de la quebrada,
Del buey el melancólico mugido;
Bajo la sombra allí de la enramada
De las mansas ovejas el balido:
Y al volver por la tarde á la majada
Pueblan el aire en multiple sonido
Pastores y ganados y cencerros
Y el honrado ladrido de los perros.

En este valle tan feraz y ameno,
Lejos del aire corruptor mundano,
Y á su amargura y crimenes ageno,
Vivia en aquel tiempo un buen anciano:
De años cargado y de riquezas lleno,
Padre mas bien que duro soberano
De sus siervos, el rey de los pastores,
Tenia alli su tienda entre las flores.

Llamábase Abrahan, — en el lenguage Que usaba entonces la nacion hebrea, Padre de muchos. — Cuando en tardo viaje Vino allí de la tierra cananca, Así le habló el Señor : « De tu linage Saidrán reyes ilustres de Judea; Mas que reyes aún, saldrá el Mesias Chando se cumplan los fijados dias. »

Y el patriarca esperaba el cumplimiento
De las promesas de su Dios, seguro,
Y su vida pasaba en curso lento
Como las ondas de arroyuelo puro:
lamás manchó su vida turbulento
El crimen, ni agitó deseo impuro
Las aguas cristalinas de su alma
Que reposaban en tranquila calma.

Delante de su tienda
So la enramada umbria,
Cnando del mediodia
Mas vivo es el calor,
Está Abrahan sentado
En placido sosiego;
Mas súbito un gran fuego
Ante sus ojos vió.

Alza la vista al punto Por ver de donde vino, Y un rojo torbellino Miró cerca de sí; De cuyo oscuro centro Salieron tres varones, Que ven sus emociones Con blando sonreir.

Entonce el buen anciano
Con susto se levanta;
Y la insegura planta
Dirige hácia el Señor;
Diciendo: « Si tu esclavo
Halló en tus ojos gracia,
Debajo de esta acacia
Descansa por favor.

Para tus piés divinos
Traeré el agua mas pura,
Y aquesa tierra impura
Yo mismo lavaré;
Y de mi tienda humilde
Bajo el amigo toldo
Cocido en el rescoldo
Mi pan os partiré. »

Entonces los tres varones

« Haz como has dicho, » dijeron;

Y entró Abrahan, presuroso,
Só el hospitalario techo.

Y dijo á su esposa Sara:

"Tres satos amasa presto
De flor de harina, y haz panes,
Y cuécelos bajo el fuego."

Y corriendo á la vacada, Cogió un hermoso becerro, Diólo á un mozo, el cual al punto, Lo mató y cociólo luego.

Y manteca y leche pura Tomó tambien, y dispuesto Ya el festin, sirviólo él mismo A los fulgidos viajeros.

Luego que hubieron comido, Dijo así el mayor de entre ellos : « Descubrirte quiero ahora Mis designios sempiternos.

Pentápolis torpe se lanza En manos del crudo Abdalon; La puse en mi eterna balanza, Su crimen el peso inclinó.

Sodoma su grito ha aumentado; Adama se goza en su error; Dobló Seboin su pecado, Gomorra pecó sin temor.

Desciendo á la fértil lianura, Y allí por mis ojos veré Si la obra satánica impura Del crímen colmó su altivez. »

Y saliendo el camino tomaron De Sodoma hácia el fértil confin; Mas no mucho de allí se apartaron Que Abrahan resolviéndose al fin:

«¿Destruirá, gran Señor, tu justicia En injusta sacrílega union, Del impío la torpe malicia, Y del justo el leal corazon?

Lejos, lejos, Señor, de tu mente, Una accion tan indigna de tí; ¿Verteráse la sangre inocente Porque viva entre el vicio infeliz?

Si justos en Sodoma hallas cincuenta, ¿Tendrán igual fortuna Que la impia muchedumbre turbulenta Que en el pecar se aduna?

- Si hallo cincuenta justos en la impía Ciudad, ten por seguro, Que no enviaré la muerte y la agonía Sobre el malvado muro.
- ¿Y si hallas cinco menos? Su recinte Perdonaré clemente.
- Y si faltaren diez, ¿será distinto El fin de tanta gente?

- -Perdonaré tambien. ¿Si quince hallares De menos en la cuenta?
- ¡Perdonaré por ellos mil millares!
   ¿Y si hallas solo treinta?
- ¡Tambien! » Mas Abrahan con rudo [abinco,

Siguió de aquesta suerte :
« 1Y si solo se encuentran veinte y cinco
Les enviarás la muerte?

Por veinte, ó quince, ó diez, si los reunes,
 Tú mi palabra toma;
 Por amor de los diez serán impunes
 Los vicios de Sodoma. »

Mas cuando el claro sol anuncie al mundo Que nace un nuevo dia, Caerá entera en el báratro profundo Pentápolis impía.

## CANTO TERCERO.

Faltó la luz de los divinos ojos
En la comarca de la tierra impura
Y el sol la iluminó con rayos rojos
De sangriento color: por su llanura
Barrió sus mieses, árboles y abrojos
Ráfaga ardiente. Por do quier augura
La lobreguez en que la tarde cierra
La enemistad del cielo con la tierra.

Pronto los gigantescos nubarrones, Que aglomeró tempestuoso el viento, Robaron á·los ojos las regiones De la estension azul del firmamento. Pronto impotente el sol sus pabellones No pudo atravesar, y en tal momento A mitad de la tarde espiró el dia Por el recinto de la tierra impía.

Sobre ella solo el colosal 'nublado Se cernia en los aires suspendido, El cerco de su suelo condenado Dejando con su sombra oscurecido. Mas dejando á la par iluminado El terreno en redor no maldecido, Reinaba solo en la comarca impía Noche temprana, pero en torno el dia.

Tai fué la marca y funerario velo Que la puso el Señor, la gran sentencia Al fulminar sobre el infame suelo Que despreció su paternal clemencia. Y separada así de tierra y cielo Y decretado el fin de su existencia, Al santo ejecutor de su destino Llamó á sus piés el Hacedor divino.

Al eco de su acento poderoso
Vaciló el universo estremecido,
Y al eco de su acento, presuroso
Voló á sus piés el sér desconocido
Que evocaba su voz : sér pavoroso
A cuyo brazo el orbe sometido
Una señal del Criador espera
Para incendiar la creacion entera.

Oh, tú, cuyo fanal mis pasos guia,
De cuya luz inestinguible mana
El raudai de la sacra poesía,
Genio radiante de la fé cristiana!
Tú inspira aliento á la garganta mia,
Dá tu vigor á mi palabra humana
Para hacerme escuchar de los mortales
Al cantar los misterios celestiales.

En un confin recóndito del cielo,
De una selva viviente circundado,
Denso y confuso y misterioso velo
Que le tiene del orbe separado,
Hay un aicázar de azabache, oscuro,
Que en un hondo torrente ensangrentado
La sombra pinta de su inmenso muro
En contornos de sangre reflejado.

Jamás el aura de perfume henchida, Que en los jardines del Eden murmura, En tal lugar estremeció perdida Del rudo bosque la hojarasca dura; Ni el sol radió con fugitiva lumbre, Ni sonó por la lóbrega espesura, Ni retumbó en la cóncava techumbre Mas que el rugir de la corriente impura.

El aire denso, sin color é inmoble
Que aquel recinto por do quier rodea
hace el pavor de quien se acerca doble,
Y doble el caos á quien ver desea:
Solo se alcanza entre las altas puntas,
Que el recio vendabal nunca cimbrea,
Entre dos torres del alcázar juntas
Un faro que en la sombra centellea.

Ni sér alguno penetró el misterio Que guarda alli la ciencia omnipotente, Ni se sabe cuyo es aquel imperio Donde nunca se oyó rumor de gente; Ni arcángel sabio ni profeta diestro De este sitio alcanzó confusamente in que la lumbre dei fanal siniestro i d'estruendo medroso del torrente.

à este bosque oculto y solitario, à este alcázar negro y escondido, ende nunca llegó pié temerario, i descansó jamás ojo atrevido, i mas sol alumbró que el rayo rojo el fanal en sus torres suspendido, iene el Señor las arcas de su enojo el horno de sus rayos encendido.

alli vive un espíritu terrible

m al són de aquellas aguas se adormece,

i los ojos de Dios solo visible

acento de Dios solo obedece.

rángel vengador, del cielo asombro,

modo deja el lugar do se guarece,

rayo ardiendo y el carcaj al hombro

moto i la lid ante su Dios parece.

pirita sin fin ni nacimiento

eternidad existe en su memoria:

solo del sagrado firmamento

ten sabe la infinita historia:

al solo ruido de sus negras alas,

sola presencia transitoria

d'Armamento en las eternas salas

suspenden los cánticos de gioria.

cingel torbo que las vidas cuenta, la de Dios el arsenal ardiente los ultrajes del Señor asienta. carro guarda alli cuya cuadriga lincha con la voz de la tormenta, alli está con su lanza y su loriga copa en que su cólera fermenta.

tella hierve con fragor horrible
ancho vaso hasta los bordes lleno,
bemendo licor incorruptible
las iras de Dios; y en su hondo seno
fermenta la esencia del granizo,
de la peste el infernal veneno,
el gérmen del relámpago pajizo,
el espíritu cóncavo del trueno.

i está el aire que el contagio impele, numo alli de la cicuta hendida, sed del tigre que la sangre huele, le la hiena la intencion torcida. Il bulle en el fondo envenenado finica de furor lágrima hervida a que lloró Luzbel desesperado venturosa eternidad perdida.

En aquel arsenal inespugnable,
Instrumentos de la ira omnipotente
Germinan en rebaño formidable
Las mil desdichas de la humana gente,
Y los vicios en torpe muchedumbre
Se apiñan á beber la luz caliente
De aquel fanal de cuya viva lumbre
Es el sol una chispa solamente.

De allí se lanza con horrible estruendo A ejecutar la voluntad divina El misterioso espíritu tremendo Que en este alcázar funeral domina. Arcángel fiero, portador de enojos, Ase la copa, y por do quier camina El aire inflaman sus airados ojos Y las estrellas con los piés calcina.

Con él vá la tormenta: el trueno ronco
Bajo sus alas cruje; desgreñada
De armas y quejas con estruendo bronco
La guerra detrás de él vá despeñada:
Y asidas á las orlas de su manto
Van tras él con la muerte descarnada
La peste, el hambre, y el amor, y el lianto,
Y la ambicion de crimenes preñada.

El espacio á su vista palidece
Y entolda su magnifica apariencia:
El disco de la luna se enrojece,
Y mancha el sol su fulgurante esencia.
Do quier las nubes que su sombra evitan
Se chocan y se rompen con violencia,
Y cometas do quier se precipitan,
Présagos; ay! de la fatal sentencia.

A su soplo la mar se encoleriza, Y con gigante voz muge y atruena, La planta de sus piés torna en ceniza La limpia concha y la esponjosa arena. El monte huella y la cerviz le inclina; Pisa en el valle y de fetor le llena; Y en la ciudad que á perecer destina Vierte el licor fatal y la envenena.

Y ese el arcángel fué que inexorable Lanzó al desnudo Adan del paraíso, Y de su raza en él junta y culpable Fijó á la vida término preciso. Él arrancó en el Gólgota empinado El jay! postrero que exhaló sumiso El Dios que de la mancha del pecado Borrar la sombra con su sangre quiso.

El turbó la insensata ceremonia Del pueblo santo ante el becerro impuro: Sentenció á Baltasar y á Babilonia Con tres palabras que pintó en el muro: Inspiró al recelose Ascalonita El degüello fatal, y abrió seguro Nicho á Faraon, que con su gente habita Del indignado mar el fondo oscuro.

El llevó el fuego de Alarico á Roma, Llevó á Jerusalen á Vespasiano, En una noche convirtió á Sodoma En lago impuro y en vapor insano; Rompió las cataratas del diluvio Cegadas al impulso soberano, Y encendió las entrañas del Vesuvio, Que busca sin cesar otro Herculano.

Y ese será el espíritu tremendo
Cuya glgante voz sonará un dia
Y á su voz de la tierra irá saliendo
La triste raza que en su faz vivia.
La creacion se romperá en sus brazos;
Y cuando toque el orbe en su agonía,
Cuando á su soplo el sol caiga en pedazos
¿Qué habrá ante Dios? La eternidad vacía.

Tal fué el arcángel que la voz oyendo
Del sumo Dios, su habitacion dejando
Y á la voz del Señor obedeciendo
A los piés del Señor partió volando:
Y el espacio un instante oscureciendo
Y los mundos un punto dislocando
En la mitad de las celestes salas
Al gritar « Heme aquí » plegó las alas.

De la Salem divina á su presencia Suspendióse la gloria de improviso. Reverberó en su faz la omnipotencia, Y el justo la cerviz dobló sumiso. Postrósele en redor con reverencia Todo sér morador del Paraiso, Y al misterio terrible quedó atento En silencio y pavor el firmamento.

Rasgóse el pabellon de pedrería
Que de la Trinidad cerca el santuario,
Y el gérmen de la luz que se escondia
Bajo el tapiz viviente del Sagrario
Vertió la lumbre del eterno dia
Desbordada á un impulso involuntario,
Y alumbró el firmamento de tal modo
Que su inmenso esplendor lo cegó todo.

Cual oscure tizon espiró luego
Ahogado entre su luz el sol brillante:
Puntos de sombra, sin color su fuego
Fueron los astros de su luz delante:
Y todo ojo inmortal quedó al fin ciego
En tan supremo y temeroso instante:
Y todo en fin cuanto creado estaba
Con la luz del Señor reverberaba.

Un cuerpo solamente resistia
El resplandor de la infinita hoguera:
Una sombra no mas manchar se via
La luminosa creasion entera.
Una no mas permanecer podia
Y á un espíritu solo dable fuera
Resistir á su fúlgido dominio:
El ángel del dolor y el esterminio.

El nada mas fatídico levanta
Su aterradora y colosal figura,
Entre tanto esplendor y gloria tanta
Triste, medrosa, funeral y oscura.
Solo él espera con inmoble planta
Al Dios que llena el orbe de pavura:
Solo él no tiembla cuando Dios respira,
Solo él de frente su semblante mira.

Abriéronse las puertas eternales
Del sagrario de Dios, en cuyo interno
No entraron ni aún los ojos inmortales
De los electos de su amor paterno.
Abriéronse, y llegando á sus umbrales
Asi hablaron el ángel y el Eterno:

« Señor, ¿ qué mandas? — Mi balanza toma.

— ¿ Qué he de pesar? — Los vicios de So[doma. •

Obedeció el arcángel y poniendo
La clemencia de Dios y la esperanza
En un plato y en otro el fardo horrendo
De Sodoma, alzó al aire la balanza.
Cedió el platillo de Sodoma y viendo
Que el otro el peso á equilibrar no alcanza
Dijo el ángel: « Pentápolis es mia »,
Y Dios: « Perezca la ciudad impía. »

Tornó á entrar el Señor en su sagrario,
Tornó á plegarse el misterioso velo
Que de la Trinidad cerca el santuario,
Y volviendo á elevar su torvo vuelo
El arcángel fatal, á su ordinario
Curso volvió naturaleza y cielo,
Y el sol que en occidente se sumia
A Sodoma marcó su último dia.

CANTO CUARTO.

I

LOT.

Vivia en aquellos tiempos En la opulenta Sodoma Un varon pradents y justo Con dos hijas y su esposa.

Lot le liamaban sus gentes, Y el estrangero las otras De la ciudad; que nacido Era en comarcas remotas.

En Ur, tierra de caldeos, Brilló su primera aurora, Y cuando á fijarse vino En la ciudad populosa,

Era ya de edad provecta Y trajo hacienda no poca; Y en toda aquella comarca Que las amarillas olas

Del Jordan, plácidas riegan Y fertilizan y abonan, Jamás se vieron manadas Tan bellas y numerosas

Cual las de aquel estrangero Que de regiones ignotas Llegó á avecindarse un dia En las tierras de Sodoma.

Las lanas de sus ovejas Que por llanuras y lomas Triscaban, eran mas puras Que la cándida corona

De nieves, que el sol de mayo Con mil cambiantes colora, Del Líbano en la alta frente Que con las nubes se toca.

Las mieles de sus colmenas Mas que la hiblea sabrosas, Escedian en fragancia A los mas ricos aromas.

Y en fin de sus heredades Los zagales y pastoras Y damas, unos esclavos Y egipcias siervas, remonta

A número tal, que cuando Caminaba hácia Sodoma, Y al caer la tibia tarde Plantaba sus tiendas todas,

En las riberas que bahan Del Jordan las mansas olas, A esperar de un nuevo dia La resplandeciente aurora, Mas que simple caravana De estirpe ó familia sola, Plantado aduar parecia De una tribú numerosa.

Por eso los habitantes De las ciudades famosas Que por ser cinco llamáronse En la lengua mas sonora

Pentápolis; con respeto Si bien con no candorosa Intencion al buen anciano Cercaban á todas horas.

El, su amistad recibia De los bosques á la sombra, O bien en calles ó plazas; Pues mirando por su honra,

Jamás permitió á ninguno De los hombres de Sodoma, Penetrar en el secreto Dó vivian sus matronas.

Empero, estaban sus hijas En edad de ser esposas; Y Lot, entre los mancebos De la ciudad, eligiólas

Los dos que entre ellos hallara De mas apuestas personas, De fortunas mas crecidas Y costumbres mas virtuosas.

II

LOS DOS ANGELES.

Mas sucedió que una tarde De calor, salióse fuera Lot de su casa, y sentóse De Sodoma ante las puertas.

Era una tarde de estio Cuando la hora postrimera Del sol lucia, y lanzando De sus entrañas la tierra

El fuego que todo el dia La abrasara y consumiera, Subia de sus vapores Una sofocante niebla.

Ya el rubio sol del ocaso Tocaba á las anchas puertas, Y apenas se descubria Su fúlgida cabellera;

Cuando Lot vió aproximarse Por una vecina senda, Dos mancebos peregrinos De altiva y noble presencia.

Nada ostentan sus personas Que á vista vulgar parezca Esceder de los humanos La comun naturaleza,

Pero Lot, que ante el temido Rey de la creacion entera, Por su prudencia y virtudes Favor no pequeño encuentra:

Vislumbra en los caminantes Al través de su modesta Actitud, claros indicios De una raza mas perfecta.

Dos ángeles son, que envia De Dios la mano severa De los vicios de Sodoma A tentar la última prueba;

Los custodios son que un dia A aquellas comarcas diera; Dos purísimas sustancias Que viendo la ruina cierta

De aquellas cinco ciudades Que á entrambos tan caras fueran, Tristes y lentos caminan Por la tortüosa senda.

Púsose en pié presuroso Lot, y tomando carrera Llegó de los paraninfos A la divina presencia;

Y en reverente postura, El rostro contra la tierra: «Ruégoos, divinos señores, Les dijo, que á la derecha

Torzais, y de vuestro esclavo En la misera vivienda, Laveis el polvo que cubre Vuestras plantas sempiternas;

Que apenas la madrugada Raye en el cielo, serena, Seguireis con mas descanso La empezada marcha vuestra. No podemos el convite
Aceptar de tu largueza :
Pasar debemos la noche
Sin salvar de humanas puertas

El umbral. » Lot no desmaya Y con humildad estrema A que acepten su agasajo Los estrecha en gran manera.

Ceden al fin los custodios, Y torciendo á la derecha, Lot delante, al fin entraron De Sodoma por las puertas.

III

LA CASA DE LOT.

En una sala espaciosa De la patriarcal morada, Están los dos peregrinos Que con Lot antes entraran.

Dos siervos adolescentes, En cuyas morenas caras, Del ígneo sol de la Nubia Se ve la candente marca;

Se ocupan, con el auxilio De yerbas y puras aguas, En lavar el rubio polvo Que mancha de ambos las plantas.

No hay en el vasto triclinio Lámparas de oro colgadas, Ni orientales pebeteros Ricos aromas exhalan;

Ni alfombras cubren el suelo Ni candelabros de plata Lo iluminan; ni en gran pompa, Cual la soberbia romana

Un dia inventó, se miran Anforas de oro talladas Llenas del hirviente sumo De la engañadora parra.

Los vasos de roja arcilla Zumos traidores no guardan. Henchidos se ven los unos De las cristallinas aguas

Que de los montes vecinos En raudos torrentes bajan Y en rojos búcaros cogen De Lot las negras esclavas.

Otros, purisima leche Encierran en sus entrañas, Y en otros, en fin, fermenta Dulce el licor de las palmas;

Aquel licor que algun dia Del mismo Dios en compaña, Allá en el Eden florido Bebiera el primer patriarca.

Teas de pino y de enebro Alumbran la hospitalaria Mansion, y adobadas pieles Cuya blanquísima lana

En suavidad y sinura A la matutina escarcha Escede, cubren el piso De aquella modesta estancia.

#### IV

#### LAS DOS HERMANAS.

En tanto Lot, del secreto Recinto, donde con sabia Costumbre, en aquellos dias, Padres y esposos guardaban

A sus mugeres, con rostro En que la paz de su alma Se ve, y el gozo que siente Del honor que hay en su casa,

Sale; sus pasos precede Con priesa á sus años rara, Su esposa, y detrás caminan Por las manos enlazadas,

Dos bellísimas doncellas, Que al ver las dos nuevas caras De los rubios peregrinos, Con timidez se adelantan.

Las hijas son en quien funda Su amor y dicha el patriarca; Y á humanos ojos no fuera Posible al considerarlas

Cual ora se ven unidas, Pensar que fuesen hermanas: Tan distinta es su belleza, Aunque en las dos estremada. La que á diestra mano viene Es la mayor; á esta, Sara La llamó al nacer su padre, Y es nombre que á su arrogancia

Conviene: del lindo rostro Es la tez algo atezada, Y de azabache pulido La cabellera que esmalta

Su semblante, y que en dos trenzas Con esmero entrelazadas, Cae meciéndose en el cuello Sobre la mórbida espalda.

Sus labios son rubicundos Como una abierta granada, Y los dientes pequeñuelos Que al entreabrirse declaran.

Mas que el diamante son duros, Y parecen, á distancia, Hilos de nevadas perlas En campo de roja grana.

Turgente el virgineo pecho, Y la cintura gallarda Tan breve, que puede un niño Con las manos abarcarla.

Mano y pié son dos prodigios De pequeñez tan enana, Que parece no crecieron Desde el albor de la infancia;

Pero sus dos negros ojos Son sus mas temibles armas; Que cuando mira con ellos Las almas quedan esclavas.

La segunda, á quien por nombre, Y el nombre tambien le cuadra, Melka, su padre le puso Por su indole tierna y blanda,

Es de tez tan blanca y pura Como las conchas de nácar Que arroja el mar á la orilla En las costas de la Arabia;

Caen los sedosos cabellos En ondas ensortijadas, Mas rubios que el sol de estio En las mas puras mañanas;

Cándido es su eburneo cuello Como el del cisne, y la espalda Y el redondo pecho, ofuscan A las perlas esmaltadas;

Rojo coral son sus labios, Nieve sus dientes, y grana; Sus ojos, como el zafiro Que el mar en sus senos guarda.

Los piés, manos y cintura Breves son como en su hermana; Y en algo mas se parecen, Que altas y esbeltas son ambas;

Y al andar ambas se doblan, Como se mecen las cañas Al soplo de blanda brisa Al borde de las quebradas;

O como en las altas rocas Se cimbran las verdes palmas Cuando alienta furibundo El viento de las borrascas.

Al llegar Lot con sus hijas, Los huéspedes se levantan Y al rededor de la mesa Dó se mira preparada

La cena, sin distinciones Cual las que ora son usadas Entre los hombres, se sientan. Cabe á su esposo la anciana,

Junto á Melka un peregrino, El otro al lado de Sara; Y en plácida union partieron Entre sí las ricas viandas;

Que en aquel tiempo dichoso Husta el mismo Dios, bajaba Al mundo, y se divertia Con las costumbres humanas.

### CANTO QUINTO.

Desde el alcázar lóbrego
De luto revestido
Que es de la muerte cárdena
Terrifica mansion,
De truenos y relámpagos
Sangrientos circuido,

Muy mas que el viento rápido Feroz sale Abdalon (1).

Plegadas lleva al cuerpo
Las alas voladoras
Que velan, mas no ocultan
El rojo resplandor
Del fuego, que en mil ráfagas
De muerte precursoras,
Brota el mirar fulmineo
Del Esterminador.

Espíritu fremente;
Que el alba diamantina
Del éter sempiterno
Conturba á su pasar;
Ejecutor que al mundo
La cólera divina
Envia sus ofensas
Terribles á vengar:

Desvianse à su paso
Los rubios querubines,
Los ángeles y arcángeles
Se apartan con temor:
La vista bajan trémulos
Los altos serafines,
Ante el ministro lugubre
De la ira del Señor.

Y Tronos, Potestades,
Dominios y Virtudes,
Los que en la lid, perinclitos
Vencieron á Luzbel;
Ora se ven con timidas
Postradas actitudes,
Ante el poder satánico
De aquel fatal poder.

Un ángel solo atrevese
Del fúnebre emisario
La marcha rapidísima
Un soplo á detener;
Un ángel que cerníase
De Dios sobre el santuario,
Espíritu hermosísimo
Con rostro de muger.

Un ángel que á los míseros En este mar del mundo, Cuando en sus olas túrbidas La negra tempestad De engaños y dolores, El abrego iracundo

(1) O Abdadon, nombre hebreo del angel esternador. Los griegos le llamaban Apoliyon y los latinos Exterminans. Agita, de sus alas Al bronco revolar:

Les hace que confien,
De paz y de bonanza
En dias mas serenos
Allá en lo porvenir;
El ángel de los huérfanos,
La luz de la esperanza,
Que cabe al débil hombre
Camina hasta morir.

Mas leve y perfamada
Que la espirante brisa
Que riza por la tarde
Las olas de la mar;
Se acerca el ángel cándide
Con virginal sonrisa,
A aquel con quien las lágrimas
Van siempre y el pesar.

Las manos enlazadas
En la actitud del ruego
Aboga por Pentápolis
Con argentina voz;
Mas Abdalon respondele
De enojo y de ira clego:
«¡Aparta, blando espíritu:
El Sumo lo ordenó! »

Y con torvo mirar, la forma pura Lanza lejos de sí su mano airada, La cual tornó á cernerse en el altura La tierna faz en lágrimas bañada: Un inmenso gemido de amargura Turbó en redor la celestial morada, Mientra el ministro del furor divino Prosigue hácia la tierra su camino.

Y atraviesa mas rápido que el viento
Las bóvedas dó están los inferiores
Celestiales espíritus sin cuento;
Dó en himnos, que á los blandos ruiseñores
Dieran envidia, en perennal concento
Cantan á Jehováh sumos loores;
Pero su canto puro apena alcanza
Allí donde se cierne la esperanza.

Y prosiguiendo el ángel su carrera
Por las inmensas salas diamantinas,
En breve pasa la vecina esfera
En donde sobre nubes zafirinas
Debe vivir la santidad primera;
Separada por diáfanas neblinas
De los seres purísimos, alados,
Que del cielo á la par fueron creados.

Atravesó por fin la jerarquía
Postrera, dó en miliones de miliones
Viven ahora en paz y en alegría
Los vivientes de mil generaciones:
Aquella inmensa bóveda vacía
Entonces, de habitantes y canciones,
Pasa el torvo Abdaion en un instante
Y sigue per el cielo hácia adelante.

Un arcángel de luz resplandeciente
Guarda del cielo la eternal salida,
El cual viendo á Abdalon, huye tremente
Y su deber y gloria á un tiempo bivida:
Sin obstáculo sale el inclemente
Ministro, y disponiendo su partida
Despliega al fin las pavorosas alas
Atrás dejando las eternas salas.

Cual águila voraz, que desde el ciele
Donde del sol se cierne cara á cara
Alcanza á ver en el herboso suelo
La grata presa, por que tanto ansiara;
Y en su iracundo ardor de un solo vuelo
Salva la inmensidad que la separa
Del objeto infeliz, y en un segundo
Las garras ceba en él y pico inmundo:

Tal, en saña implacable el pecho ardiendo El Esterminador se precipita,
Las negras alas sin cesar batiendo,
La dura á ejecutar sentencia escrita:
De su pecho se escapa un grito horrendo
Del odio crudo que su ser agita
Y en vuelo mas veloz que la paloma
Cruza Abdalon el aura hácia Sodoma.

Como el rayo, atraviesa aquella zona
Dó en sus ejes eternos suspendidos
Giran orbes sin fin, que son corona
A los astros del hombre conocidos:
Jamás la humana ciencia, aunque blasona
De penetrar misterios escondidos,
Ni ojos mortales, ni terrestres vientos,
Llegaron hasta aquellos firmamentos.

En aquellas balsámicas regiones
Nunca se acaba ni comienza ei dia;
No hay mudanzas alli, no hay estaciones,
Tarde, mañana, aurora ó medio dia:
Jamás los furibundos aquilones
Alli movieron tempestad bravía,
Ni jamás hondos truenos, rebramantes
Oyeron sus felices habitantes.

Alli siempre la atmósfera es serena, Suave la luz, el céstro apacible; Corren los rios en dorada arena Y en un mar se confunden bonancible: El aire es puro, la campiña amena, Y cuanto á las miradas es visible, Ya cerca, ya en remota lontananza Todo respira paz y bienandanza.

Nunca ronco tronó el clarin de guerra
En aquellas riberas fortunadas,
Ni taló la discordia aquella tierra,
Ni hubo malas pasiones desbandadas:
Ni el hambre, ni la sed que al hombre
[aterra.

Ni cobardes traiciones, ni emboscadas; Ni hubo males, ni pestes, ni quebrantos, Ni gemidos, ni súplicas, ni llantos.

Que viven sus sencilios moradores En tierna union y dicha inesplicable; Puros son y constantes sus amores, Y su amistad tiernisima y durable: Alli no existen siervos ni señores Como en nuestro destierro miserable, Y aquella tierra ante su Dios perfecta Es del bien la comarca predilecta.

Por eso, atravesando sus confines
Volvió Abdalon los fulminantes ojos;
Que en vez de aquellos plácidos jardines,
Sangre anhela, y estragos y despojos:
Y como Jehováh, por altos fines
Le nombró ejecutor de sus enojos,
Sonrie de esperanza, y hácia el mundo
Acelera su vuelo furibundo.

Y llega al sol y entre los orbes gira
Que forman el sistema planetario;
Ya la tierra descubre ardiendo en ira,
Y su furor redobla sanguinario:
El postrer dia moribundo espira
De Pentápolis: rojo, funerario,
Resplandor, en las cimas de los montes,
Brilla y en los cercanos horizontes.

Del Líbano en la cúspide altanera
Posa en fin Abdalon el pié cansado,
Que ya toca al final de la carrera
Que en su justicia Dios le impuso airado:
Con mirar en que el rayo reverbera
Solo aguarda que el hora haya llegado
De Sodoma, y que caiga en su dominio
Un campo mas de incendio y de esterminio.

#### CANTO SESTO.

I

#### LOS SODOMITAS.

Y sucedió que apenas del banquete Levantado se habian, grandes voces Llegaron hasta alli. — Tal como suelen En cruda tempestad los aquilones Frementes rebramar, así iracundos Los torpes de Sodoma habitadores, pres En confuso, estruendoso vocerio Clamaban con furor: « ¿ Do están los hom-Que esta noche en tu casa introdujiste? ¡Sácanoslos acá! » Sobre sus goznes Giró de Lot la claveteada puerta, El cual cerróla tras de sí : los torpes A su vista, los gritos aumentaron, Y al creciente rumor de sus clamores: « Dónde están, donde están los peregrinos? Decian, ¿dónde están? ¿ porqué se esconden? ; Sácanoslos acá! » — Con suplicante Voz y humilde ademan, Lot respondióles : • ¡No querais, por piedad, hermanos mios. Tal crimen cometer! — De mis amores Dos hijas solo tengo, dos doncellas Que en hermosura eclipsan á los soles Que alumbran en el ancho firmamento; Ninguna de las dos lascivia torpe Ni amistad de varon ha conocido; Ambas os las daré; vuestros furores Podeis saciar en ellas, si asi os place; ¡Mas respetad os ruego á los dos jóvenes Que cobija mi techo hospitalario! » Pero en crudos acentos bramadores Así le respondieron : « ¿ Tú has venido De estrangeras comarcas, y te pones Como juez, nuestros fueros y costumbres Osado á combatir? Si á esos dos hombres Al punto no nos das, sobre los tuyos Y sobre ti caerán males peores. » Y haciendo al hombre justo gran violencia, Pugnaban por entrar con grandes voces, Y ya la antigua puerta rechinaba Con doliente crugir sobre sus goznes.

11

#### EL SOCORRO.

Cuando de entrambos ángeles Los rostros refulgentes, Aparecieron túrbidos A las feroces gentes: Y al rayo que fulgura En su mirada pura, Se replegaron trémulas Las turbas sobre sí.

A Lot entonces rápidos
Asieron de la mano;
Y del primero al último,
Al jóven y al anciano
Y al niño que los viera,
De súbita ceguera
Los hieren, y la atmósfera
Ya puebla su gemir.

Y á tientas en las hórridas
Tinieblas que los cercan,
Con lastimeras súplicas
De nuevo á Lot se acercan:
Y con humilde llanto
Y voz de inmenso espanto
Entre gemidos lúgubres
lmploran su perdon.

Mas de los dos espíritus
La voz que el aire atruena,
Responde asi á los míseros:

« Ya la medida llena
De torpes liviandades
Está, y de iniquidades. —

— ¡Generacion de réprobos,
No esperes redencion! »

¿Cómo, ¡ay! en voces débiles De lenguas terrenales, Cómo en oscuros símiles, É imágenes mortales, Pintar el alarido Inmenso, indefinido, Que aquellas turbas cárdenas Lanzaron á una voz?

Aquí una humilde súplica
De alto dolor es prenda;
De maldicion satánica
Allá una voz tremenda:
Y en hórrida armonía
Por la region vacía,
Retos, blasfemias, lágrimas,
Van en revuelto són.

Tal en las negras bóvedas
Del tenebroso averno,
Donde Luzbel indómito
Vive en dolor eterno,
Tronó el primer rugido
Del ángel maldecido,
Que osó lidiar impávido
De un Dios contra el poder.

En tanto las sacrilegas
Gentes confusas huyen;
Y en las tinieblas lóbregas
Que en torno los circuyen,
Se llaman, se codean,
Se insultan, se golpean,
Y en estridente vórtice
No cesan de correr.

#### III

#### LA FUGA.

Entonce á Lot, los ángeles:
« ¿ Hay alguien que te toque, yerno ó nuera,
Hijo ó deudo, que esté de casa fuera?
Vé rápido en su busca
Si no deseas que esta noche muera.

Que del celeste empíreo
Del sumo Jehová somos enviados.
Llegaron de Sodoma los pecados
Hasta su eterno trono
Y sus dias aquí ya están contados. »

Lot, pues, como el relámpago, Oprimido del miedo y la tristura Corrió hácia la mansion en derechura De sus futuros yernos Y en voz doliente y con mortal pavura:

«¡Alzad del lecho, míseros, Alzaos! esclamó. De Dios la mano Enviará sobre el jóven y el anciano La muerte antes del dia, En el recinto de Sodoma insano.»

Mas ellos al terrísico
Rumor de sus acentos inseguros:
« Vuélvete, respondieron, á tus muros,
Que de burlas no es hora;
Y á dormir se volvieron muy seguros.

Entonces, tomó Lot desesperado,
De su casa el camino;
Y de los dos mancebos apiadado
Lamenta su destino.

Y vacila y se pára en la carrera, Y el paso atrás revuelve; Mas de nuevo sonó la voz severa Y á su camino vuelve.

Y sigue, sumergido en la amargura La débil planta, incierta, Atravesando la distancia oscura En la ciudad desierta. Era la hora en que el naciente dia Celajes mil anuncian de oro y grana, Y las aves en plácida armonía Saludan el albor de la mañana: Pero en Sodoma aún la noche umbría Se muestra de les mundos soberana, Y Lot, con gran trabajo y pena suma, Llegar pudo á su casa entre la bruma.

Preparados al viaje, allí le esperan En pié los dos mancebos celestiales Y ambos á las mugeres aceleran Con palabras y gesto de mortales: Ya los primeros rayos reverberan De Dios en los eternos arsenales, Cuando la comitiva silenciosa La ciudad atraviesa tenebrosa.

Como una corta, inerme caravana Cruza los arenales del desierto Temiendo del Simun la furia insana O los fétidos miasmas del mar Muerto; Y mientras mas camina mas se afana, Y hasta llegar al anheiado puerto, Calor y sed arrostra y hambre dura, Porque tan solo allí se cree segura:

Así Lot, con los suyos caminando Va sin cesar por calles y por vias Siguiendo las pisadas que trazando Van en la arena sus celestes guias: Y acaso escuchan el rumor nefando Del baile y de las cantigas impías Y las risas y apóstrofes brutales Que surge de las torpes bacanales.

Por fin pasaron la ferrada puerta
De la impura ciudad, y un breve instante
Reposaron allí la planta incierta
Y el oprimido pecho jadeante:
Y estando ya de la campiña abierta
En medio, su camino hácia adelante
Prosiguieron derecho á un alto monte
Que al este limitaba el horizonte.

Pero antes de seguir, con voz severa
A Lot, así dijeron los alados:
« Corre sin detenerte en la carrera,
Y cotos salva, y setos y vallados:
Y aunque llegue á tu oido lastimera
Plegaria, ó de los truenos disparados
El bramido, hácia atrás nunca el semblante
Vuelvas, que serás muerto en el instante.»

Y asiendo á las mugeres de la mano Con palabras de amor las consolaban, Y dando priesa al afligido anciano Con acentos de brio lo animaban. Y atravesando ya el immenso llano Que circunda á Sodoma, se alejaban, Del amor espoleados de la vida De la torpe comarca maldecida.

## CANTO SÉPTIMO.

La hora sonó. La omnipotente mano
En cuya palma el universo gira,
Aquel de soberanos soberano
En alto levantó: — muerte respira
La amenaza mortal que de sus ojos
En raudales fulmíneos se desprende;
Y la hueste inmortal puesta de hinojos
Las sumas iras en silencio atiende.

En sus quicios eternos quebrantados Vacilan los celestes artesones, Y el aliento detienen asombrados Los genios de los roncos aquilones: Yermo de luz, detiene su carrera De los astros el número infinito, Y tiembla, enfin, la creacion entera, Del cielo azul, al lóbrego Cocito.

Pára el mar las corrientes bramadoras Que en sus abismos cóncavos habitan, Y las inmensas turbas nadadoras En los antros sin fin se precipitan: Sécanse los copiosos manantiales De los rios, que el sólito tributo No dan al mar, y ardientes arenales Resbalan solo entre su cauce enjuto.

Pierde la selva umbría su verdura, Su puro azul el cielo encapotado, Y se lanzan del bosque á la llanura Confundidas las fleras y el ganado: Y unidos suenan al postrer lamento Del orbe de la tierra estremecido, Del tierno ruiseñor el blando acento Y del leon el lúgubre rugido.

Sodoma, Seboin, Gomorra, Adama, Sacrílegas ciudades maldecidas, ; Ay de vosotras, que en la impura liama Del deleite vivís endurecidas! ; Ay de vosotras, ay, que del pecado Os revolveis entre el inmundo cieno! ; Ay del pueblo que duerme aletargado Del torpe vicio en el letal veneno!

Torpe generacion de torpe gente,
¡Ay tres veces de ti! Ya cruda brilla
Amagando caer sobre tu frente
Desnuda al aire la inmortal cuchilla.
¡Un ay de contricion, un ay tan solo
Alzad en vuestra lúbrica demencia!
¡Ved que se cierne ya de polo á polo
El torvo ejecutor de la sentencia!

En tanto de Sodoma en el recinto, Como en Gomorra, Seboin y Adama, De voces un confuso laberinto Solo al deleite por su Dios aclama: Redobla el aire espeso en sangre tinto El devorante ardor que los inflama, Y se mezcla á los cantos de la orgía El hipo precursor de la agonía.

Un relámpago inmenso, ensangrentado, Rasgó en dos la enlutada vestidura Del cielo, hasta aquel punto encapotado, En luz tornando la tiniebla oscura; Y un asordante trueno, disparado Por la mano de Díos, desde el altura, Pobló en señal de la divina guerra Los ámbitos del aire y de la tierra.

De aquel rüido al retumbar tremendo Se lanzan en tropel los sodomitas Y por calles y plazas van huyendo Aquellas turbas por su Dios malditas; Repugnante espectáculo y horrendo Sus frentes son con el pavor marchitas; Aquellos rostros del deleite ajados Ora con el temor desencajados.

Húyense unos á otros: no hay ternura
Ni blando suplicar, ni ruego amante,
Que baste á detener en tal pavura
El uno junto al otro un breve instante:
Que en dia de tan hórrida amargura
No hay lazo fuerte, ni temor bastante,
A retener al mísero que espera
Salvarse acaso en la veloz carrera.

Aquí deja con planta presurosa
El amigo á su amigo abandonado:
Mirase allá la moribunda esposa
Llorar la ingratitud de su adorado:
Mas lejos en la arena polvorosa
D l hijo de su amor se ve arrojado
El anciano infeliz. ¿ Mas qué? ¡ si olvida
La madre al tierno sér á quien dió vida!

Jamás con tan fatídicos colores Ni en acento tan hosco y tremebundo Del cielo los terríficos furores Oyó anunciar el asombrado mundo: Ni cuando en mil terrentes bramadoras Bajaron desde lo alto hasta el profundo Rotas las cataratas celestiales A anegar á los miseros mortales.

Ni cuando allá del Gólgota en la cumbre Se vio espirar en posteriores dias, Por librarnos de eterna servidumbre Sobre una cruz at salvador Mesías; Que alto en el ciclo el sol perdió su lumbre Y al mirar las supremas agonías La tierra retembló, quedando abiertas Las tumbas de cadáveres desigrtas.

Ni entonces, ni despues, ni antes se viera Horror tan grande con humanos ojos; Hierve del cielo en la anchurosa esfera Un inflamado mar : torrentes rojos De la líquida hoguera chispeante En ondas gigantescas se desprenden, Y en voz cual la del trueno rebramante Cruzan las nubes y los aires hienden.

Corre empero la turba maldecida
En torno sin cesar del alto muro
Sin hallar á sus piés una salida
De las tinieblas entre el mante oscuro:
A tientas vá la muchedumbre herida
Cual los otros de súbita ceguera;
Mas sobre sus cabezas suspendida
Sienten la abrasadora, hirviente hoguera.

Y se oyen del temor á los gemidos Mezclarse juramentos espantosos, Y retos insensatos van unidos A quejas y suspiros lastimosos: Jamás tan furibundos alaridos, Lamentos de dolor tan angustiosos, Ni ayes tan tristes, ni blasfemias tales Oyeron las cavernas infernales.

En tanto Lot, con su familia entera, Guiado por los ángeles camina Del Jordan por la placida ribera Y hácia el cercano monte el paso inclina; Mas cansado del susto y la carrera, Llegando á descubrir ya muy vecina De Bala la ciudad, así postrado Se dirige al Señor que lo ha salvado:

« ¡ Señor, Señor! que tu poder mostraste Y tu clemencia ya en tu indigno siervo; Tú que justo su causa separaste De la causa del torpe y del protervo: Vé que al sumo temor que me enviaste Y al camino á mís años tan acerbo, No me puedo salvar donde dijiste, Porque ya el cuerpo débil no resiste.

Mas acá de ese monte se levanta
Reducida ciudad; allí en sosiego,
Pues tu misericordia fué ya tanta,
¡Déjame descansar! — « Of tu ruego,
Le respondió el Señor; con firme planta
Puedes en ella entrar, que yo del fuego
La perdono, y de hoy mas será llamada
Segor, pues á tu ruego fué salvada. »

Mas ya la ira celeste descendia
Sobre la tierra en torbellinos rojos,
Y al terrible rumor, que estremecia
De susto el corazon, atrás los ojos
Volvió la esposa del patriarca, impía:
Y al contemplar los túrbidos enojos
De Jehováh, de horror petrificada
En estatua de sal quedó trocada.

#### CONCLUSION.

Alto en el cielo el sol sus rayos de oro Vibraha sobre el mundo, Derramando en espléndido tesoro Vida y calor fecundo:

Cuando Abraham, del perezoso lecho Alzándose al proviso, A aquel lugar se encaminó derecho Dó el Sempiterno quiso,

En el dia anterior, de su venganza Anunciarle la hera; Y caminando vá sin esperanza, Y aun su elemencia implora.

Y llegado á la cima, con tremante Mirar, giró los ojos, Temiendo ver la pompa fuigurante De los sumos enojos.

Toda aquella feraz, ámplia comarca, Tan opulenta un dia; Todo cuanto Pentápolis abarca, Es soledad vacía.

Nada se escucha : ni rumor de gente, Ni el sólito mugido Del toro, ni del perro el estridente, Doméstico ladrido :

Ni el rugir de la siera en lo lejano Que al cazador avisa; Ni el grito del insecto en el pantano, Ni el soplo de la brisa.

Ni el susurro del aura entre las flores, Ni el murmurar de las tranquilas fuentes, Ni del viento los tonos bramadores, Ni el cóncavo rumor de los torrentes.

Solo mira Abrahan en la desierta Llanura que hay en torno, De humo y pavesas bocanada incierta Salir como de un horno.

Y en medio como en costa solitaria Acaso surge un faro; Sola y triste, se ve la hospitalaria Segor, á Lot reparo.

Sodoma, Seboin, Gomorra, Adama, ¿Dó fué vuestra grandeza? ¿Qué fué de vuestra pompa y vuestra fama, Y brio y gentileza?

Ay! todo pereció. — Misero ejemplo De las divinas iras, El hombre y animal, teatro y templo Fuísteis vivientes piras.

Y solo quedan del mortal estrago, Memoria eterna á los futuros hombres Sobre las olas fétidas de un lago Vuestro crimen escrito y vuestros nombres.

# MARIA,

CORONA POÉTICA DE LA VIRGEN,

POEMA RELIGIOSO.

| •        |  |   |  |
|----------|--|---|--|
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| <b>.</b> |  | • |  |

# MARIA,

CORONA POÉTICA DE LA VIRGEN,

POBMA RELIGIOSO (1)

AL ESCELENTISIMO SEÑOR DON MANUEL JOAQUIN DE TARANCON,

OBISPO DE CORDOBA Y SENADOR DEL REINO.

LOS AUTORES.

# PRÓLOGO.

Este venturoso siglo de las luces y de la civilización, en que fué voluntad de Dios hacerme nacer, juzgará que al escribir el presente libro no he tenido mas objeto que el de una lucrativa especulación. El nombre de Maria, impreso en su primera hoja, y el sagrado asunto de su divina historia esparcido por las siguientes, juzgará que es solo el cebo de que he discurrido servirme para esplotar la devoción del pueblo católico de nuestra España; pero el siglo de las luces y de la civilización, á pesar de estos títulos que él mismo se aplica, y de los cuales quiera Dios que no sea ignominiosamente despojado por las edades venideras, se equivoca completamente.

Yo he escrito este libro bajo la inspiracion espontánea de una devocion sincera, concebida desde la niñez á la Madre de Dios, y á la luz de la fé pura y sencilla del Evangelio. Hé aquí una confesion que el siglo sabio afectará

<sup>(1)</sup> For causas independientes de la voluntad del señor Zorrilla, no pudo este continuar á tiempo su obra de Merts. Los editores, descosos de cumplir los compromisos que habian contraido con el público, lamaron, con aprobacion del señor Zorrilla, al señor García de Quevedo, para que continuase en union del primero este poema. Posteriormente, otros acontecimientos entre los cuales ocupa el primer lugar la muerte del padre del señor Zorrilla, impidieron á este ayudar á su compañero; por lo cual, todo le comprendido desde el libro quinto del poema hasta su fin, es única y esclusivamente del señor Carcía de Unevedo.

oirme con desdeñosa sonrisa, y que yo me complazco en hacerle sin desconcertarme ni correrme. Por el contrario: cáusame compasion contemplar á mi siglo en medio de la fortaleza de su ciencia y de su civilizacion, sin atreverse à confesar en voz alta sus creencias religiosas, porque teme á su vez servir de mofa á la despreocupacion, ídolo contrahecho y repugnante que él mismo se ha creado, en cuya esclavitud se ha constituido él solo, y al que se ha visto obligado á adorar, para encubrir la vergonzosa verdad de que ha dado la vida á un monstruo, que ha esclavizado á su padre desde el punto en que nació. Yo tengo lástima y no miedo á un siglo que proclama la libertad y no osa decir lo que cree su conciencia, por un temor pueril del ridículo, quimera que sola existe en su imaginacion asustadiza, cuando en su conciencia y en su esperiencia está plenamente convencido de que sin fe, sin creencias, sin religion, no hay prosperidad pública, ni felicidad doméstica, ni ciencia, ni civilizacion, ni libertad. El siglo de las luces no puede ignorar esto, una vez que es sabio y debe conocer la historia de los siglos que le han precedido: la de todos los pueblos, la de todas las revoluciones le debe de haber convencido de esa verdad inconcusa.

2 Por qué, pues, avergonzarse de practicar los preceptos ó las devociones de la religion en que se ha nacido? ¿Porqué esconder en el fondo de la familia y relegar à la soledad de la alcoba las demostraciones de una fé, à la que no podemos menos de volver los ojos en las tribulaciones de esta vida de tránsito que arrastramos sobre la tierra? Ningun pueblo del universo, ninguna secta religiosa tolerada, tiene empacho en la práctica manifiesta de las devociones de su creencia; solo los católicos en estos últimos años parece que nos proponemos dar á entender que tenemos por pobreza de espíritu las demostraciones esteriores de la fé que profesamos: como si las ciencias, la civilizacion y el progreso social estuviesen en contradiccion con Jesucristo, apóstol y mártir de la igualdad, cuya religion hace libres á los hombres en medio de la servidumbre, del cautiverio ó de la esclavitud. El sabio incrédulo, que sustituye el nombre de Dios con el de la naturaleza ante los espectáculos tranquilos de la creacion, como la presencia de las primeras flores, la salida del sol por encima de las montañas coronadas de nieve, y la alegre vista de las campiñas alfombradas con el movible tapiz de las mieses ya sazonadas y los viñedos que comienzan á verdear, busca en su corazon el nombre de Dios y no el de la naturaleza ante los espectáculos mas terribles con que esta le demuestra la omnipotencia de su Hacedor supremo; y en el fondo del camarote de la nave perdida y desarbolada por el huracan, no se acuerda de la naturaleza, en la que causas fisicas producen la tempestad que amenaza sumirle en los senos inmensurables del mar irritado, sino de Dios que puede salvarle de la muerte próxima, y enviar á su alma un rayo consolador de esperanza en las tinieblas de la borrasca. El sabio razonador y el incrédulo filósofo, invocan el nombre de Maria con todo el fervor de que son capaces, cuando ven á los marineros del buque en que navegan, abandonar su casco maltratado á la merced de los vientos, y arrodillarse delante de sus escapularios invocando á gritos á la Madre del Redentor, entre los rugidos del trueno y á la luz de los relámpagos, únicas antorchas funerales que alumbrarán su sepultura, que ven

MARIA. 205

abrirseles á cada momento entre las olas espumosas, que se desgarran bajo sus pies como una frágil tela de seda rasgada por el mercader.

Si la ciencia, pues, y la despreocupacion tienen al fin que acudir con espanto à la luz de sus olvidadas creencias, cuando ven cercana la lobreguez de la tumba ¿porqué yo, mas cuerdo y mas osado, no he de consignar en un libro las que, en las amarguras de mi existencia, han vertido sobre mi pobre corazon el bálsamo tranquilizador de la esperanza, sosteniéndome para luchar con la incertidumbre del porvenir nebuloso, y las mundanas tribulaciones?

Cuando niño, solo y descorazonado, lloraba yo sobre mis pobres versos, pensando en que jamás llegaria un dia en que recibiesen el honor de ser impresos, ni menos celebrados, volvia mis ojos arrasados de lágrimas á la imágen de Maria, invocando su auxilio para que me ayudase á conseguir una gloria profana, que era la ambicion de mi juventud, y por la que hubiera dado entonces la mitad de los dias que me restaban que vivir. — « Si yo lograse (decia yo á la Vírgen en mi infantil desvarío), si yo lograse un gran renombre que me diera crédito para con mi nacion, yo cantaria tus alabantas en versos apasionados y cadenciosos, y mi voz los derramaria sobre la atencion de mi pueblo con una majestad y una armonía semejantes á la de un rio fecundador que conduce sus ondas por las llanuras de una vega cubierta de flores. »

¿Y quién dice que Dios no ha otorgado al hombre el cumplimiento de la pueril ambicion del niño, para que el hombre cumpla á su vez la oferta que hizo el niño á su divina Madre?

Por eso he escrito este libro; y creo que cumplo con un deber de mi conciencia dando esta esplicacion á los que tienen fé religiosa.

He tenido ademas otra razon, menos santa aunque no menos poderosa, para dedicarme á la composicion de la presente obra. La revolucion y las tendencias del siglo, franqueando mas ancho y seguro campo al ingenio y al saber, y libertando á la prensa de las trabas que anteriormente la coartaban, debia naturalmente de producir hombres grandes, cuyos pensamientos innovadores y avanzadas teorías cambiaran la faz de nuestra España, abriendo los cimientos del suntuoso alcázar de una civilizadora ilustracion, que debió seguir inmediatamente los pasos de la libertad. Esta era la hora de los grandes acontecimientos y reformas literarias, de las luminosas publicaciones, y de las útiles y necesarias fundaciones de escuelas è institutos, donde el plantel de nuestra juventud fecundado al sol de las sanas doctrinas y regado con los veneros de una sabia y prudente direccion, germinara y se robusteciera en la sé y en la ciencia, para elevar mañana á la nacion al grado de prosperidad y al lugar digno que ocupó en otro tiempo entre las demás naciones de Europa. Pero hé aquí el siglo. La guerra civil, sin duda, y causas que á hombres mas sabios pertenece el escudriñar, vinieron à dar en tierra con tan halagüeñas esperanzas. El desórden consiguiente á la division del país lo confundió todo en su torbellino, y dos demonios se levantaron en medio de este tumulto para desventura nuestra: el demonio de la especulacion y el demonio de la poesía. Del primero ingenios mas profundos hablarán en su dia; del segundo voy á decir yo algunas palabras: yo, que debo de conocer su historia, puesto que, adorador ciego del idolo devastador, he venido al fin á parar en torpe sacerdote de su deforme templo.

El demonio de la poesía se apoderó de la juventud y con ella de todas las clases de la sociedad. Una voz incendiaria se alzó en el tumulto anunciando que era preciso derribar el edificio viejo de la literatura para reconstruirle: y cayeron las buenas tradiciones literarias bajo el peso de las desenterradas cántigas de los Trovadores, de los romances de Gaiferos y de la multitud de trovas lamentosas, desesperadas endechas y espeluznadoras leyendas que entonces á porfía se publicaron. Innumerables papeluchos aparecieron bajo el nombre de periódicos de literatura y artes, embadurnados con grotescos grabados y detestables litografías, los cuales, despues de vivir algunos meses con descrédito de las artes y de la literatura, murieron sin dejar siquiera un recuerdo y sin merecer una lágrima. Uno solo, cuya edicion esmerada y bellos dibujos eran acaso dignos de mas atencion y mejor fortuna, quiso entablar una razonada polémica á favor de las nuevas doctrinas, aunque cediendo tambien á la exageracion y virulencia de la época; pero juzgado con precipitacion, ó desapercibido entre los demas, concluyó su existencia, en su vigor juvenil, sin lograr el fin que se habia propuesto. Los periódicos políticos, á imitacion de los de Francia, abrieron su folletin á las letras, y un nublado de poesías insulsas y de noveluchos disparatados se introdujo en las familias, para acabar de perder el juicio de los hijos desaplicados y de las hijas marisabidillas y romancescas. Este era tal vez el momento de la regeneracion literaria : este era el crepúsculo que debia haber sido precursor de un dia sereno, esplendente y fecundador para la literatura nacional; pero aquí como siempre la esterilidad del siglo de las luces sofocó las semillas próximas à dar fruto, y la revolucion literaria, como la política, por intentar remontarse á mas altura de aquella á que podian subir sus tiernas alas, se fatigo por mucho tiempo en inútiles y mal dirigidos esfuerzos. La revolucion literaria, con peor suerte que la política, paró al fin en una vergonzosa bacanal, en la que el demonio de la poesía embriagó á la juventud, descarriando ó embotando su talento, y un enjambre de melenudos poetas nos desparramamos por la Península para inundarla, hastiarla, y embriagarla á nuestra vez con los desdichados y repugnantes engendros de nuestras imaginaciones calenturientas. ¡Y hé aquí el siglo! Ni un solo genio poderoso, ni una voz pujante y avasalladora se levantó en aquel Pandemonium, capaz de acaudillar aquella juventud, falta solamente de una bandera, privada solo de un capitan prudente y audaz que utilizase las fuerzas que realmente poseia. ¡Hé aquí el siglo! No hubo un piloto que dominase aquella tripulacion desordenada, y que asiendo con brio el timon de aquella hermosa nave, próxima á salir del astillero para ser botada á la mar, la condujese majestuosamente sobre las ondas. El tumulto se apaciguó por sí solo, cansado y aniquilado por su mismo desórden: la juventud se desbandó sin jefe, y la hermosa nave de la regenerada literatura se pudrió en la playa, como una vieja é inútil barca abandonada por los pescadores. Los viejos y los maestros de la antigua escuela clásica, sorprendidos por la nueva y turbulenta generacion de poetas, se encastillaron en el silencio, ó se adormecieron en la inaccion

MARIA. 207

indignados ó sobrecogidos. Los jóvenes se lanzaron en alas de su delirante fiebre, y guiados por sus ya viciados instintos, à cantar imaginarios pesares, en composiciones notables solo por sus bárbaras y monstruosas formas; y como para usurpar el título de poetas no se necesitaban años de estudios, certificaciones universitarias, ni testimonios académicos, el demonio de la poesía se arrellanó sobre un mismo trono con la guerra civil; y la magistratura, el foro, el ejército y todas las clases de la sociedad se vieron invadidas por aquel turbion de poetastros. Pronto tuvieron los mas que reducirse á ser imitadores de algunos pocos, que procurando salvarse del naufragio universal, llegaron á la ribera asidos á los rotas tablas de las antiguas tradiciones. La reaccion comenzaba á efectuarse, pero necesitaba tiempo; el gusto del público se habia estragado completamente, escaldado su paladar por los acres y venenosos manjares de los sangrientos espectáculos importados de Francia, y mas todavía por la multitud de abortos que los parodiadores de aquella horrenda escuela le regalaron. El demonio de la poesía estendió su maligna y emponzoñadora influencia hasta la cátedra de la verdad, y tal vez se habló desde el púlpito de la purísima y celestial belleza de las virgenes y de las mártires complaciéndose torpemente en las descripciones de sus torneados brazos, de su cuello y hombros velados solo por sus rizados cabellos, y de su encantadora sonrisa, como pudieran describir los poetastros la hermosura impúdica de la dama de un castellano de los tiempos feudales, ó de la favorita de un príncipe musulman.

Tendamos un velo sobre tan insensatas profanaciones: ni á mí me toca ser el denunciador de semejantes abusos, ni estamos ya á Dios gracias en aquellos lamentables dias.

Basta empero lo espuesto para esplicar otra de las razones que han influido en mi para emprender la composicion de mi libro de Maria. Yo soy uno de aquellos jóvenes calenturientos, que se empeñaron con obstinada tenacidad en penetrar à la fuerza en el templo de la poesía, y amparado por la fortuna y aplaudido por la multitud fascinada, publiqué infatigable volúmen tras de volúmen, escribiendo desenfrenadamente versos sobre versos, como si fuera cuestion de velocidad ó de ganar el premio de una carrera. Como cae mas fácilmente á las manos un volúmen de una obra mala que consta de veinte, que el único de que consta una obra buena, mi fecundidad monstruosa me puso en moda; fuí mas leido que otros autores que en conciencia valian mas que yo, y los ciento cuarenta mil versos que llevo publicados me han formado, bien contra mi voluntad, un proselitismo, una escuela á cuya cátedra no he tenido intento de subir jamás : una cohorte de sectarios que sigue mis pasos, que copia mis pensamientos, que imita los metros en que escribo, que se abandona á mis errores y estravagancias, y que pone mis versos á cuestion de tormento para prohijarles, concluyendo por creerlos parto original de su ingenio, cuando ha conseguido descoyuntarlos alterando su sentido, quitando la armonía á alguna feliz combinacion de palabras, ó destruyendo la solidez de construccion, que logro dar alguna vez á pocos de los muchos que he producido: pero sin que en estas correcciones suyas gane nunca nada mi primitivo pensamiento, ni en claridad, ni en armonia, ni en robustez, ni en precision. Lo mismo sucede á los demás escritores que han alcanzado por su mérito real y constante laboriosidad la reputacion que yo alcancé por el favor de la suerte y la oportunidad de mi aparicion en la escenaliteraria : pero mis prosélitos son intolerables y lo que es peor, infinitos. Considerando, pues, que no debo contribuir à la perdicion de sus almas, como he contribuido (aunque involuntariamente) á la perdicion de sus ingenios, he determinado variar de rumbo y dedicarme á la poesía sagrada: con lo cual, dado caso que no se aparten de mis huellas, sus rapsodias no ofenderán á la moral, no despedazarán la historia y las tradiciones, no indignarán el buen juicio de las gentes sensatas, que me tomarán al fin por su caudillo voluntario, y al menos sus versos, si los escriben con fé sincera, serán atendidos en el cielo, aunque no sean apreciados sobre la tierra. Acaso sus almas me deberán la dicha de ser bien recibidas en el Paraíso despues de su muerte, y la sociedad me será deudora de un gran bien, puesto que, dando á mi escuela direccion tan santa, mis discípulos la darán buenos y piadosos cjemplos, ya que no bellas y castizas producciones.

Y esta es otra razon de las que he tenido para escribir este libro, y creo que cumplo con un deber de mi conciencia dando esta esplicacion á los que tienen fé literaria (1).

En cuanto al mérito é importancia que pueda yo atribuir á esta obra mia, poco tengo que decir: los que me conocen saben el poco aprecio en que tengo yo mis escritos. *Maria* es la obra del cristiano, no la del poeta. El poeta la tiene en tan poco como á sus demas obras: el cristiano la tiene en tanto como á su salvacion.

Mi corona poética de la Virgen, ni en su argumento ni en su desempeño. tiene la pretension de la originalidad. ¿Qué dirá el poeta de María que no hayan dicho los Santos Padres de la Iglesia?

Fácil me hubiera sido atestar de notas mi obra; pero no aspiro á pasar por erudito á los ojos del vulgo: los libros de donde pudieran tomarse notas para semejante obra son conocidos de todo el mundo; y la vida de la Vírgen últimamente publicada por el abate Orsini, contiene todo cuanto en esplicaciones y notas puede desear el curioso devoto.

Escaso de ciencia, é insuficiente de todo punto para llevar á cabo el divino pensamiento del libro de *Maria*, declaro que le someto sin restriccion al juicio de la censura eclesiástica; y si mi ignorancia me arrastra á estampar en el contesto de mi obra alguna proposicion, alguna idea ó alguna palabra que no esté en armonía con los dogmas y doctrinas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, desde ahora para entonces protesto que son involuntarias, que me retracto de ellas y que quiero se las considere como no proferidas.

José Zorrilla.

#### Madrid, 1º de enero de 1849.

<sup>(1)</sup> Los lectores verán que el prólogo se escribió antes que el libro, y que el libro se quedó muy al principio — inconveniente de escribir antes lo que debe escribirse despues. (Nota del 2º Anter.)

MARIA. 209

# INTRODUCCION.

Voy á contaros la divina historia
De una muger á quien el alma mia
Adora, y de quien son nombre y memoria
Objetos para mí de idolatría.
Bella cual la esperanza de la gloria,
No se aparta de mí noche ni dia
Su casta imágen: mi pasion, mi dueño,
Con ella vivo, con su imágen sueño.

Templo es mi corazon en donde mora:
La conoci y la amé desde tan niño,
Que de mi infancia dividi la aurora
Entre mi madre y ella mi cariño.
Su imágen tuve en mi primera hora
En frente de mi cuna: el desaliño
Del lecho maternal me la dejaba
Ver, y yo por mi madre la tomaba.

Su nombre fué el primero que mi labio Aprendió á balbuciar : nombre tan suave, Que se le hiciera al compararle agravio Al són del agua y al trinar del ave. La ciencia ruin del Universo sabio Otro mas dulce componer no sabe: Porque es su nombre bálsamo que calma El mal del cuerpo y el pesar del alma.

La tierra al despertarse le murmura Percibiendo la luz del nuevo dia: Vaga en las nieblas de la noche oscura: Reposa en un rincon del alma mia. Yo le invoco en mis horas de amargura, Le bendigo en mis horas de alegría; Tres veces cada sol mi fé cristiana Le oye del sacro templo en la campana.

Al oir ese nombre soberano
Satán huyendo amedrentado ruge
Y el alma suelta que apresó su mano:
El mar se aduerme, que soberbio muge:
Tórnase el huracan aire liviano:
Espira el trueno, que rodando cruje:
Se disipa en la atmósfera la peste,
Y Dios aplaca su furor celeste.

Yo idolatro este nombre. El mundo entero Sabe ya que le adoro: yo le he escrito Mil veces en mis versos y le quiero Escribir otras mil. Nombre bendito,

Luz de mi fé, de mi placer venero, Quiero que halle en mi voz eco infinito, Quiero que dure mas que mi memoria, Quiero que alumbre mi terrena gloria.

Quiero que de la tumba que se cave Para que el polvo de mi sér reciba Sobre la piedra funeral se grabe: Quiero que el dedo del amor le escriba Sobre mi corazon, para que lave Con su pureza mi maldad nativa: Porque la tierra, á su vital contacto, Deje por él mi corazon intacto.

Y quiero, al dulce són del arpa mia, Celebrar á la faz del universo De este nombre la santa poesía, Con voz solemne y cadencioso verso. Quiero el viento llenar de la armonía De este glorioso nombre, y que disperso Por sus espacios mi cantar resuene, Y que su nombre el universo llene.

Azucenas de abril, dad á mi aliento,
Al pronunciar su nombre, vuestro aroma:
Auras de la arboleda, el suave acento
Dadme del ruiseñor y la paloma,
En palabra al tornar mi pensamiento:
Plantas donde su miel la abeja toma,
Dadme de vuestros jugos la dulzura
Al hablar de su gloria y su hermosura.

Espirad á su nombre, terrenales
Cantares y profanas relaciones:
Desvaneceos, vientos mundanales
Que embraveceis el mar de las pasiones:
Venid á oirme y preparad, mortales,
A la luz y al placer los corazones,
Porque en verdad os digo que es su historia
Mas grata que los himnos de la gloria.

Venid á mí, los que creeis que existe
Otro mundo mejor que nuestro mundo:
Venid, los que buscais la sombra triste
Del solitario altar, en lo profundo
Del templo abandonado, que resiste
Ai vendabal del siglo furibundo:
Venid y os bañareis en la ambrosia
Del dulcísimo nombre de Maria.

Maria, emanacion del puro aliento Del infinito Creador: Maria, Augusta emperatriz del firmamento, Gozo del triste, del perdido guia, Madre buena del huérfano, alimento Del alma casta, luz que en la agonía Mas allá del sepulcro, en lontananza Alumbra la region de la esperanza.

Maria, arca sellada, guardadora
Del tesoro inmortal de la clemencia
De Dios; sér de su sér, fé del que ora,
Santuario del pudor, de la inocencia
Pabellon perfumado, sombreadora
Palma triunfal del Gólgota, escelencia
De los mundos creados, poesía
Del paraíso, y gérmen de la mla.

Tal es el nombre y la muger que canto,
Tal es el nombre y la muger que adoro:
Yo me prosterno ante su nombre santo,
Y á la señora de los cielos oro.
Débil mortal, cuando me atrevo á tanto,
Que nada soy para quien es no ignoro:
Mas me infundió mi madre su cariño
Y no puedo olvidar mi amor de niño.

10h Reina del zenit respiandeciente!
Voy á ser el cantor de tu existencia,
Mas tus ojos alumbran el oriente,
Los astros de placer á tu presencia
Tiemblan, corona el sol tu régia frente,
Calza tus piés la luna, tu escelencia
No alcanza á comprender la criatura...
1 Qué ha de decir de tí mi lengua impura?

Tú, empero, inspiracion vendrás á darme Para hablar de tu gloria soberana: Tú me darás vigor, para elevarme Sobre el turbion de la impiedad mundana; Tú vendrás con tu manto á cobijarme Cuando al morir me den tumba cristiana, Y yo á tus piés invocaré tu nombre Libre al partir de la mansion del hombre.

Dios me inspiró al nacer la fé en que vivo, Y Dios, mi fé para cantar, me ha dado Gigante voz y corazon altivo: El siglo, pues, me escuchará asombrado Cantar la fé de mi pais nativo, Tal vez por su tormenta arrebatado, Mas de la fé de mis creencias lleno Con firme yoz y corazon sereno.

# MARIA,

# CORONA POETICA DE LA VIRGEN.

# PARTE PRIMERA.

En el nombre de Dios, á cuyo acento Brotó obediente cuanto alumbra el dia, Y cuanto mas allá del firmamento Existe, ser tomando en la ambrosía De su divino, creador aliento, Empiezo aquí la historia de Maria. ¡Ojalá que la fé de mi palabra Vuestra alma alumbre y el Eden os abra!

Dulce Señora, celestial Maria, Tu nombre purifica cuanto toca: Tu nombre al pronunciar la lengua mia Haz que sean, amor mi poesía, Fuego mi corazon, oro mi boca.

## LIBRO PRIMERO.

#### NAZARET.

Señor de Roma Augusto, y de Judea Herodes, estrangero cuya cuna Sombréaron los cedros de Idumea, Gemia lamentando su fortuna En vil esclavitud la raza hebrea.

Escrito estaba. Sus postreros días De libertad y gloria señalaron Las antiguas y santas profecías, Y sus días á término llegaron Comenzando á brillar los del Mesías.

El universo ante el poder romano Se humillaba vencido, y de su mano Recibia en silencio nombre, leyes, Ritos, tributos, términos y reyes, Sujeto á su capricho soberano.

Jerusalem, la reina que ostentaba Coronada la frente en algun dia Y señora de reyes se llamaba, Sobre su frente impreso como esclava El sello real de su señor tenia.

Decoraban las águilas romanas Sus puertas, defendidas por soldados Estrangeros; corria en sus mercados La moneda del César, y ¡cuán vanas Lágrimas de sus ojos desdichados!

El oro de sus ricos mercaderes Iba á Roma con nombre de tributo Para pagar del César los placeres; Y daban, de su amor al dar un fruto, Un soldado romano las mugeres.

Mas esperaba en el silencio un dia De regeneracion la raza hebrea: Esperaba aquel sol que la traeria Un rey que su poder la volveria, Un rey libertador de la Judea.

Misero pueblo de Judá! esperaba Un rey que al són de la broncinea trompa A Roma hiciera de Salem esclava, Y al prometido rey imaginaba Del triunfo ver en la sangrienta pompa.

¡Mísero pueblo de Judá! — delante De tí tuvistes á tu rey : le vistes Ir entre palmas á Salem triunfante, Y ¡oh multitud imbécil! tú ignorante Al rey libertador no conocistes. ¡ Mísero pueblo de Judá! en tus ojos
Tu avaricia febril puso una venda,
Y Dios te ha condenado en sus enojos
A vender de tu herencia los despojos
De lugar en lugar, de tienda en tienda.

Por entonces de un valle en la angostura, Entre el monte Tabor y el del Carmelo, Yacia Nazaret, aldea oscura Por un arroyo hendida, que frescura, Sombra y fertilidad daba á su suelo.

Sus remansos ceñidos de espadañas, Umbrosos sauces y sonoras cañas, Eran abrevaderos de palomas; Y huertos mil ornaban sus montañas De uvas cargados y fragantes pomas.

Canastillo aromático de flores Asemejaba la escondida aldea, Guardada entre dos cerros protectores; Y olvidada tal vez de sus señores Era la mas feliz de la Judea.

Y hé aqui que en el retiro de esta villa Habitaba un varon justo y prudente, Partiendo su existencia sin mancilla Con una esposa que, como él sencilla, Era para con él fiel y obediente.

Entrambos eran de virtud modelo: La dulce paz de su modesta casa Imágen era de la paz del cielo: Su fé era pura, sin ficcion su celo Por la virtud, su caridad sin tasa.

De envidia exentos, de ambicion y encono, La oracion de sus almas ascendia Libre de Dios hasta el escelso trono: Y Dios al aceptarla bendecia Su secreto dolor y su abandono.

Su secreto dolor: porque en la tierra ¿Qué corazon no amarga algun secreto? ¿Qué espíritu un pesar en sí no encierra? Ninguno: al pecho del mortal se aferra El dolor al nacer, y á él va sujeto.

Aquel varon justisimo, intachable, Aquella esposa púdica, sencilla, Su morada pacifica, envidiable, Cual raza vil, cual antro abominable Mirados eran en su propia villa.

Nadie á Joaquin con su amistad brindaba: Nadie á su esposa Ana por ejemplo Proponia á sus hijas, ni trataba

Con las mugeres ella, ni pasaba Del pórtico esterior cuando iba al templo.

Su ardiente fé, su caridad sincera, Su honda piedad por el Señor bendita, Una existencia de virtud entera, Infamante padron en ellos era, Cual si les diera sér casta precita.

Y eran, no obstante, los que en tal bajeza Y en abandono tal se contemplaban, Oriundos de tal raza y de nobleza Tal, que los primogénitos llevaban De su casa corona en la cabeza.

Vástagos eran cuya raza pura
Del régio trono de David manaba
Aquellos, que vertian en la oscura
Soledad por sus ojos la amargura
De la hiel que en sus almas fermentaba.

Ana era estéril : de su sangre fria, De su inútil amor no naceria El rey libertador de la Judea : Esa es la hiel mortal que su alma cria : Ese el baldon que su virtud afea.

Por eso lloran de vergüenza llenos La pena infame, de la culpa ajenos, En su mansion oscura y solitaria Ana y Joaquin; mas nunca de los buenos Desoye Dios el llanto y la plegaria.

Dios es justo. Dios ama á los que lloran Resignados el mal que les envia; Dios escucha benigno á los que oran Con fé leal, y á los que á Dios adoran No les olvida Dios un solo dia.

#### LIBRO SEGUNDO.

LA PURISIMA CONCEPCION DE MARIA.

(8 de diciembre.)

Es alta noche. En el valle
Donde oculta se guarece
Y en que eterna prevalece
Juventud primaveral;
Nazaret, entre los huertos
Donde su ambiente se aroma,
Duerme como una paloma
Que se anida en un rosal.

Lámpara de eterna vida, La luna brilla en el cielo Derramando sobre el suelo Argentino resplandor; Y de su Dios en los brazos, A su luz tibia, reposa La tierra como una esposa En los brazos de su amor.

¡ Paz nocturna, puro cielo, Pabellon de astros bordado! Dios os tiende como un velo De la tierra en derredor; Y detrás del cortinage De esa tienda de reposo, Como padre cuidadoso Vela al mundo el Criador.

¡Noche azul! ¿quién á mirarte Levantar puede sus ojos Sin caer ciego de hinojos A los piés de Jehováh? Tus estrellas son las lámparas Con que alumbra su santuario, Y el espacio solitario De su esencia lleno está.

Todo yace en el silencio De la noche sumergido: Calla el aire adormecido Bajo el césped; el rumor De las inmóviles hojas Yace mudo, y solamente Se oye del agua corriente El són adormecedor.

En esta calma solemne,
De vida y de movimiento
Exhausta, que ni el lamento
Interrumpe mas fugaz;
Con dulce sueño que aduerme
Los pesares en su pecho,
Ana y Joaquin en su lecho
Reposan tambien en paz.

Castos, fieles, cariñosos, Veinte años há que le parten Como ejemplares esposos En salud y enfermedad. Veinte años há que dividen El lecho nupcial, y veinte Que vela constantemente Sobre él la esterilidad.

Veinte años há que al dormirse Demandan orando al cielo Alivio en el desconsuelo De su soledad sin fin; Y veinte años há que solos, Al reposo al entregarse Y á la luz al despertarse, Se encuentran Ana y Joaquin.

Y veinte años atestiguan Con bien claro testimonio, Que su infausto matrimonio Bendecir no plugo á Dios: Y se duermen bajo el peso Del baldon que les alcanza, Entrambos sin esperanza, Mas resignados los dos.

¡Míseros juicios del hombre Que en el error siempre vive, Y los juicios que concibe Siempre falsos ve salir! ¡Ay! ¡ en su ciega ignorancia De sí mismo nada sabe! Solo Dios tiene la llave De su oscuro porvenir.

Hé aquí que mientras en sueño Sumergido yace el mundo, En el silencio profundo De aquella nocturna paz; Con vuelo apacible y lento Que movió apenas el viento, Cruzó la atmósfera límpida Un espíritu fugaz.

Su vuelo en el aire diáfano Dejó de una luz de rosa Una huella luminosa Que al ambiente esclareció: Y que cual brillo fosfórico De exhalacion de verano, Sumida en el aire vano Al punto se disipó.

Era el ángel misterioso
Del sueño: al rumor sonoro
De sus alas, los de oro,
Los de hierro hace brotar.
Dios á la tierra le envia
Con los tristes ó halagüeños,
Cuando Dios quiere en ios sueños
Sus misterios revelar.

Es el sér mas vaporoso,
Mas vago, mas indeciso
Que nació en el paraíso:
Su sér, su forma y color
Son tan indeterminados
Que Dios solo les percibe,
Y es el sér que de Él recibe
Sér de sombra, de vapor.

De los ámbitos celestes En un apartado espacio, Mora este ángel un palacio Que no visitan jamás Ni los justos, ni los ángeles, Porque su atmósfera espesa Sobre las potencias pesa Y las embarga quixás.

En este alcázar fantástico
Donde solo este ángel vive,
Nunca ruido se percibe:
Ni una voz, ni un eco en él.
Unos besques ondulantes
Le circuyen en contorno,
Y á su parque presta adorno
Un quimérico vergel.

Los espíritus mas bellos, Las imágenes mas puras De los gozos y venturas De la gloria y del placer, Atraviesan silenciosas Estos bosques y jardines, Y una vez por sus confines Se las logra solo ver.

Las que pasan nunca tornan:
De una vez se desvanecen,
Y ningunas se parecen
Aunque hermanas todas son;
Y si mas tenaz alguna
Otra vez cruza ó asoma,
Un contorno nuevo toma
Y otra faz, y otra espresion.

Mas tal vez en lugar de estos Espíritus deleitosos, Mil espectros temerosos, Tristes sombras mil y mil Pueblan estos densos bosques, Y al impulso de un encanto Misterioso, dan espanto Al valor mas varonil.

Pero todos estos seres Que devoran en silencio El dolor ó los placeres De esta incógnita region, Y el alcázar y las selvas En que mora eternamente Este ángel, de la mente Son ficciones, sueños son.

De las plumas de sus álas Estos sueños guarecidos Con él van, y repartidos A su antojo son por él; Y al pasar sobre la tierra Donde ejerce su destino; Va dejando en su camino A este el dulce, el triste á aquel.

Sin ser nunca percibido
Se introduce donde quiera,
Y en silencio se apodera
De la vida universal;
Cuanto en agua, tierra, fuego
Y aire existe, le obedece:
Todo al soplo se adormece
De su hálito letal.

Y la fiera como el ave,
El reptil como el gusano,
A su influjo soberano
Caen rendidos sin vigor:
De él se exhalen contagiosos
Los miasmas del beleño,
Y á su voz ceden al sueño
Desde el hombre hasta la flor.

Silencioso, lentamente Este espíritu invisible Cernió su vuelo apacible Sobre el ameno confin De Nazaret, un momento, Y batiéndole sin ruido Se perdió desvanecido Sobre el techo de Joaquin.

A no pesar sobre el mundo
La letárgica influencia
De su mágica presencia
Y de su poder letal,
Comprendiera, de pavura
Y de respeto temblando,
Que se estaba allí efectuando
Un misterio celestial.

Un globo de luz, que fúlgida Todo el valle iluminaba, El contorno circundaba De la casa de Joaquin: Y un aroma desprendido De sus muros se estendia, Como darle no podia Babilónico jardin.

Un murmullo soñoliento,
Tan armónico y tan suave
Como solo en voces cabe
De concierto celestial,
Resonaba en todo el valle,
Y su místico sonido
No cabia en el oido
De ningun debil mortal.

Aquel globo refulgente
Cuya esencia creadora,
Cuya roja luz, viviente,
Su morada circundo,
Del contacto corrompido
De la torpe raza humana
A Joaquin un punto y á Ana
Misterioso separó.

¿Quién rasgar pudiera el velo De su ardiente cortinage Y el angélico mensage Comprender de Jehováh? Nadie: nunca; su palabra Manantial de fé y de vida Por el sér solo es oida A quien dicha por el va.

Del celeste mensagero
Los contornos vaporosos
Vieron solo los esposos
En un sueño celestial,
Y ellos solo percibieron
Su presencia vagarosa
A la luz de oro y de resa
De su auréola inmertal:

Dirigida al sér de entrambos, En su oide selemente Resonó la voz viviente De la mística vision, Y sus ánimas tan sole De su místico mensage Comprendieron el lenguage Y el valor de tal mision:

A los cándidos esposos.; Alegraos, que dichosos Vuestros dias lucirán!; Ana, alégrate! Una hija Tu infecundo seno encierra, Que á reinar va en cielo y tierra Bajo el nombre de Miriam (1).

Ana estéril, de mi aliento
Tu fecundo sér recibe:
¡Regocijate y concibe
A la voz de Jehováh!
De la hija que te nazca
En el tálamo fecundo,
Nacerá, Señor del mundo,
El monarca de Judá. »

Dijo el ángel y á su soplo Fecundado de Ana el seno

(1) Miriam, en siriaco, dama, señora; sellerana; y en hebreo estrella de la mar. Concibió, del gérmen lleno
De la esencia de Miriam.
Tornó el vuelo á alzar el ángel
Y con santo regocijo
Sonriendo le bendijo
En su tumba el viejo Adan.

# LA NATIVIDAD.

(8 de setiembre:)

Y con el nuevo sol se levantaron
Los que la voz de Dios sonando oyeron,
Y ante la faz de Dios se prosternaron
Los que en su gran poder su fé pusieron;
Y Ana y Joaquin ante su Dios oraron
Cuando tan altos ante Dios se vieron,
Y la muger, hablando en su alegria
Con Dios y con el mundo, así decia:

Coidme : cantaré las alabanzas
 Del Dios de mis mayores :
 Del que apartó de mi las asechanzas
 De mis perseguitlores.

Él descendió desde su inmensa altura Hasta su humilde esclava, È hizo de mí apartarse con pavura La muchedumbre prava:

Para que confundiera su malicia, Me dió su omnipotencia Fruto de bendicion y de justicia, Fecundo en su presencia.

¿Quién à los hijos de Ruben ahora Dirá que madre es Ana? ¿Cuya será la voz propaladora Del triunfo de la anciana?

¡Oid, vírgenes, madres y varones
Del pueblo preferido!
¡Oid, estrañas gentes y naciones!
¡La anciana ha concebido!

Venid á ver la milagrosa infanta, La flor de las doncellas. Venid á ver la Reina cuya planta Camina sobre estrellas.

¿Quién como yo, Señor, tus santos dones Numerará prolijos? Adorados serán por las naciones Los nombres de mis hijos. » Así decia la feliz esposa
Fecunda por la gracia soberana:
Y así avanzaba la preñez dichosa
De la escogida entre las madres, Ana.

Y á su término así, dia por dia Conducida por Dios llegó la hora En que á la luz mortal nació Maria, A ser del mundo universal Señora.

¡Oh misterio entre todos inefable!
¡Oh favor sobre todos escelente!
¡Oh beneficio inmenso, inestimable
De la bondad de Dios Omnipotente!
Regocijate, ¡oh siervo miserable
Del pecado y la muerte! ya el oriente
Alumbra de tus dias una aurora
De libertad y gracia precursora.

Aquella de los mundos maravilla, Angel bajo de humanas vestiduras, Flor de pureza, vírgen sin mancilla, Divina entre terrestres criaturas, Belleza que ante Dios ufana brilla Sobre cuantas celestes hermosuras Creó y de cuya espléndida persona Son la luna escabel y el sol corona,

Nació de Ana la estéril; mas nacia
De este mundo al dolor y á la pobreza
Sin la pompa, el aplauso y la alegría
Con que ensalza su mísera grandeza
El orgullo mortal, porque venia
A quebrantar la bárbara cabeza
De la orgullosa sierpe con la planta
De su casta humildad, de su fé santa.

Nació, como el divino mensagero
De Jehováh se lo anunció á la esposa,
La divina Miriam, y el mundo entero
La saludó al nacer Reina gloriosa;
Y en el instante de su sér primero,
Ante su aparicion maravillosa,
La eternidad y el tiempo se pararon
Y en muda admiracion la contemplaron.

Una escala de luz que desde el cielo Bajó hasta Nazaret, abrió camino Desde la gloria hasta el oscuro suelo A la corte inmortal del Rey divino. De adorar á su Reina con anhelo Todo celeste sér por ella vino, Y ante Miriam se prosternó un momento La escelsa poblacion del firmamento.

La tierra ante su Reina, de alegría Saltó como un cordero: la pureza De su aliento, que aromas esparcia, La rejuveneció, y su gentileza Recobrando total con su alegría Nuestra madre comun naturaleza, De sus bosques, sus ecos y sus mares La arrulió con murmullos y cantares.

Suspiró con suavisima dulzura
El aura matinal: de frescas fiores
Se cubrió de los montes la espesura
Y el desierto erial: los ruiseñores,
Las palomas y tórtolas, la pura
Atmósfera encantaron, y, en primores
Compitiendo, ostentóse por do quiera
Del otoño á la par la primavera.

Ébrio de gozo el universo entero
Bebió el aliento de Miriam hermosa,
En el instante de su sér primero
Su presencia al sentir maravillosa.
El solo sér por quien nacia empero,
Solo el hombre ignoró su misteriosa
Aparicion, y reales ovaciones
No hicieron á su Reina las naciones.

¡Ay! los hijos de Adan, que la veian
Nacer de labradores sin fortuna,
La madre de su Rey no comprendian
Naciendo en la humildad sin pompa alguna;
Porque colchas de Egipto no cubrian
El puro lecho de su humilde cuna,
Ni estaba de oro y nácar incrustada
Ni con ricos aromas perfumada.

No artifices famosos la labraron
Con maderas preciosas que pulieron;
Con mimbres, que en su huerto se cortaron,
Las manos de sus padres, se la hicieron:
Con flores, que en su huerto se criaron,
Pabellon campesino la tejieron,
Y en la triste region de los dolores
Coronada no mas entró de flores.

Mística flor de celestial frescura
Sembrada en el desierto de la vida,
Se abrió de su arenal al aura impura
Como silvestre flor desconocida.
Toscos pañales de grosera hechura
Ciñeron á la real reciennacida,
De cuyo seno virginal, fecundo,
Nacer debia el Redentor del mundo.

Flor pura y bella mas que cuantas flores Pueden criar jardines terrenales, Sus hojas desplegar, dar sus olores Debia entre los duelos mundanales; Por eso, de sencillos labradores Naciendo, de sus labios virginales Las primeras palabras que salieron Para los pobres é ignorantes fueron. MARIA. 217

Los de su pueblo rústicos no vian Sino una esclava mas que Dios enviaba Entre ellos y sus hembras se afligian Por el destino de la nueva esclava. Ana y Joaquin empero, que sabian El inmenso tesoro que fiaba A su cuidado paternal el cielo, Su fior cuidaban con paterno celo.

Ellos solos la mística fragancia
Gozaban de su célica presencia:
Ellos solos sabian que su infancia
Alcanzaba perfecta inteligencia.
Dios derramó sobre ella la abundancia
De sus gracias sin fin, y su existencia
Ni pasó por la infancia, ni doctrina
Necesitó: nació sabia, divina.

Como de culpa original exenta, Su alma de la ignorancia del pecado Fué libre, y fué sin enseñanza lenta Su entendimiento puro iluminado. Celeste emperatriz, Dios tuvo en cuenta El trono á que la habia destinado, Y atendiendo á su escelsa jerarquía Dios la llamó Miriam, Judá Maria.

lris de paz, de dicha mensagera,
Sello entre Dios y el hombre, de alianza,
Fanal que alumbra su vital carrera,
Lucero anunciador de la bonanza,
Fuente de amor y caridad sincera
Y de sé incontrastable y esperanza
Inestinguible, y manantial de vida...
Tal sué Mirian, en Nazaret nacida.

## EL DULCE NOMBRE DE MARIA.

(13 de setiembre.)

¡Estrella de la mar, vírgen Maria, De la infinita creacion Señora! Tu nombre es un raudal de poesía, De fé, vida y placer engendradora: Y al corazon del hombre da alegría, Miel á sus labios, música sonora A su oido, á su ánima consuelos En el afan de sus mortales duelos.

Tu nombre es una música mas grata Que cuantas escuchó la baja tierra. Cuantos ecos la atmósfera arrebata En bosque ó llano, poblacion ó sierra: Cuantos el viento en su estension dilata Robándoles al mar que los encierra, No imitaron jamás la melodía Del dulcísimo nombre de Maria.

Yo quisiera encontrar en mi garganta Sonidos y palabras celestiales Para esplicar la melodía santa Que atesora su nombre, á los mortales. ¿Mas su nombre inmortal cómo se canta Con lengua y con palabras terrenales? ¿Cómo ofrecer al paladar del hombre La miel que mana de su dulce nombre?

No existe sér cuya palabra impura
No manche su esplendor cuando le alabe,
Ni encarecer su mística dulzura
Torpe la humana inteligencia sabe,
Ni en comprension de humana criatura
La concepcion de su escelencia cabe;
Ni osar puede á tan gran merecimiento
Mas que la fé que asalta el firmamento.

Perdona, pues, Emperatriz divina, Si para celebrar tu nombre santo Conceptos de él indignos imagina Mi comprension al elevar mi canto. Perdona si mi voz se determina A ponderar tu nombre escelso tanto Con miserables similes profanos Y en el lenguage vil de los humanos.

Misteriosos incógnitos rumores
Que componeis la mágica armonía
Del globo universal: susurradores
Murmulios de la noche, melodía
De los ecos del valle, zumbadores
Gemidos de las auras, poesía
Del són con que la hoja, el agua, el ave,
En lengua hablan á Dios, que Él solo sabe:

Prestad á mi garganta
El acordado ruido
De vuestra lengua santa
De El solo comprendido:
La voz que solo para Dios levanta
Cuanto con voz por El creado ha sido.
Prestádmela un instante
Porque la lengua mia
Como vosotros cante,
Y mi bárbara y tosca poesía
Embelese la tierra,
Procurando imitar la melodía
Que en sus letras suavísimas encierra
El dulcísimo nombre de Maria.

Nombre de bendicion y de esperanza, Como espresivo santo, Mayor que todo estremo de alabanza, De admiracion y canto, Abarca y simboliza

En la espresion que encierra Cuanto la débil existencia hechiza, Cuanto del sumo cielo á ver alcanza El misero mortal desde la tierra. Nombre mas grato al alma y mas sonere Que la conmovedora salmodia Que, en la nave del santo monasterio Alza de monges reverente coro, La flesta honrando de solemne dia Con los sones del órgano y salterio; Mas grato que el arábigo perfume Que alli aventado en incensarios de ofo Ante el altar brillante se constime, Cuyo humo azul en espiral se eleva Por el aire incoloro, Que á las sagradas bóvedas le lieva. Consuelo del que llora, Del estraviado guia, Para el alma apenada que le implora Es ambar y ambrosia; Y mas que nombre bálsamo divino, El erial de la vida fertiliza Y en la carrera del mortal destino Alivia las fatigas del camino Y las llagas del alma cicatriza. Mas deliciosa que la mansa calma Tras huracan bravio y estridente; Mas que en el haz del arenal ardiente La sombra de la palma, ¿Quién esplicar ni comprender sabria, Ni con qué à comparar se atreveria En el lenguage mundanal mezquino, El misterio secreto, peregrino Del dulcisimo nombre de Makia?

¿Cisteis por ventura
En la nocturna soledad, serená,
Cantar en la espesura
De la floresta amena
A la alegre y canora filomena?
¿La oísteis en el viento
Mezclar el suave acento
De su amoroso pio
Con el trémulo són de la onda pura,
Con que el sonoro rio
Fecunda de los olmos la verdura?
Pues mas dulce es aún que la armonia
Del són del agua y del cantar del ave
La melodia mística y súave
Del dulcísimo nombre de Maria.

Habeis guiado acaso
Del mar por las orilias
El descarriado paso,
Las blancas arenillas
Con distracción pisando,
La música escuchando
Y el manso movimiento

Absortos contemplando Del oleage lento Con que la mar en calma Distrae el pensamiento E infunde, sus recuerdos inquietando, Memorias melancólicas al alma? ¿Habeis prestado oido Al hervoroso ruido De la flotante espuma Que deja en el arena. Y que, antes que se suma Entre sus granos, suena Con bullidor murmullo, A cuyo vago, misterioso arrullo, Embebecida el alma se adormece? Pues música mas dulce es todavía Que la del mar que arrullador se mece Para aquel que le invoca con fé pia El dulcísimo nombre de MARIA.

¿imaginais por suerte Del náufrago espirante Que lucha con la muerte, Cual es la penetrante Y rápida alegría, Si ve poco distante La nave protectora cuyo amparo Cable oportuno y salvador le envia? ¿Imaginais el ansia con que avaro De salvacion aprieta el cabo sueltot ¿Concebis el placer con que respira Al percibir que el cable le retira De la salobre mar, y cuando vuelto En si, seguro en el bajel se mira? Pues es mas dulce al corazon humano Náufrago errante por la mar sombría De la miseria y del dolor mundano, Invocar el auxilio soberano Del dulcísimo nombre de Maria.

¡Dichoso quien le adora!
¡Feliz quien en éi fla!
Dulce será su postrimera hora
Y dulce su agonía;
Y al cerrarse sobre él la sepultura
Para emprender temblando de pavura
De la tremenda eternidad la via,
MARIA de su alma protectora
Alumbrará su eternidad sombria.

#### PLEGARIA.

Maria, cuyo nombre Como conjuro santo Ahuyenta con espanto La saña de Lusbel: Escribeme en el pecho Tu nombre omnipotente, Porque jamás intente Aposentarse en el.

Maria, Soberana
De cuanto el orbe encierra,
Rocío de la tierra,
Estrella de la mar:
Tu nombre misterioso
Será el fanal tranquilo
Que alumbrará el asilo
De mi terreno hogar.

Maria, cuyo nombie Es fuente de pureza Que lava la torpeza Del frágil corazon : Tu nombre será el agua Que el mio purifique De cuanta en el radique Maligna inclinacion.

Maria, luz del cielo
Cuya brillante esencia
Es luz de todá ciencia,
Y del saber raudal:
Tu nombre sea antorcha
Cuyo fulgor ahuyente
De mi acotada mente
La lobreguez letal.

Maria, cuyo nombre
Es música mas suave
Que el cántico del ave
Y que del agua el són:
Tu nombre sea fuente
Dó beban su armonia
Mi tosca poesia,
Mi pobre inspiracion.

Maria, á cuyo nombre
La divinal justicia
Al pecador propicia
Se inclina á perdonar:
Tu nombre sea, cuando
La eternidad se me abra,
La última palabra
Que exhale al espirar.

# LA PRESENTACION.

(21 de noviembre.)

1

Arrastraba el Cison sus orguliosas Corrientes, que á los turbios vendabales Del equinoccio hervian espumosas, Sus fértiles riberas deleitosas Inundando de rojos arenales.

Brillaba una corona diamantina De nieves en la cima gigantea Del Carmelo, y la escarcha matutina Cubria con su alfombra cristalina La llanura feraz de Galilea,

Cuando los dos esposos emprendieron De Salem el camino trabajoso: Y huyendo del invierno riguroso Atravesar los valles resolvieron Sendero largo mas, no tan penoso.

Dejaron, pues, las áridas llanuras Y los desnudos montes de Samaria, Cuya tierra fecunda en quebraduras, Torrentes espuniosos y en oscuras Cuevas, jamás fué al bueno hospitalaria.

Y bajando de lo alto del Carmelo Por la dulce pendiente embalsamada Entraron de Saron en la ilanada, Que es el mas fértil y salubre suelo Que hay en aquella tierra fortunada.

Ornan sus feracísimas tiberas Aromáticos cedros y palmeras Cimbradoras, y espesos abedules, Tilos de flores cárdenas y azules, Ricos viñedos y húmedas moreras.

Allí ostenta su espléndida espesura El plátano, delicia de los valles, Y el viejo olivo de inmortal verdura Sombra á las cepas dá, jugo y frescura, Formando entre ellas dilatadas calles.

Al abrigo de nópalos y encinas, Terebintos, abetos y granados, Brotan allí jaspeadas clavellinas, Renúnculos y rosas purpurinas, Cárdenos lirios y alhelís violados.

Tal era la region y es todavía Por donde lentamente caminaban Los venturosos padres de Maria: Y por gozar sus auras y alegría El camino de intento prolongaban.

Que, aunque henchidos de amor y reveren-Para con Dios, sus pechos paternales [cia En el tiempo al pensar de aquella ausencia Sentian asaltar ansias mortales, Su vejez preveyendo y su indigencia.

Así un dia tras otro su camino A la santa ciudad siguiendo fueron Y desde un cerro á la ciudad vecino Al resplandor del astro matutino Un dia de Salem las torres vieron.

A las postreras luces temblorosas Del sol del mismo dia, por la puerta Entraron de Efraim, y por sinuosas Y angostas callejuelas tenebrosas Dirigieron los dos la planta incierta.

De edad Ana y Joaquin bien avanzada, Largo el viaje, el camino fatigoso, De la puerta oriental en retirada Mansion, de gente mísera posada, Se alojaron con ansia de reposo.

Repuesto en breve del penoso viaje Buscó Joaquin los cándidos presentes Del religioso y sólito homenage; De la familia de Ana y su linage Convocando á la par á los parientes.

Y presto ya el cordero sin mancilla Que debia servir de ofrenda pura, Y de harina un gomor cuya blancura Escedia á la nieve que al sol brilla Del empinado Líbano en la altura;

Subió la numerosa comitiva Con espléndidos trages adornada Del Dios Omnipotente á la morada, Y á su frente marchaba con fé viva, Superior á su edad, la presentada.

En el patio esterior á dó primero Llegaron, que jamás traslimitaba Bajo pena de muerte el estrangero, Ante el dorado pórtico severo, De gentes multitud les aguardaba.

De la casa del rey los oficiales Eran, los sapientisimos doctores De la ley, fariseos fingidores, Levitas, magistrados, generales Y matronas ilustres y señores: Pues quiso Jehováh que la dichosa Virgen que por recónditos caminos Venia destinada á ser su esposa, Llegase á su morada suntüosa Con pompa conveniente á sus destinos.

H

Detuvo el paso lento
La fausta comitiva
Tocando el pavimento
Del encumbrado chel (1),
Y la profana gente
La faz humilió altiva
Ante la faz ardiente
Del Sumo de Israel.

De Nicanor la puerta
Giró sobre sus gonces;
Entró Miriam incierta
Del sacerdote en pos;
Y pudo el pueblo entonces
Mirar por un instante
El fondo centelleante
De la mansion de Dios.

Sus bóvedas doradas Con oriental riqueza, Sus piedras afirmadas Con llantas de metal, Sus sólidos pilares Dó apoyan en su alteza Los techos tutelares Del ámbito real.

El pórtico sagrado
Pasó Miriam: su planta
En la comarca santa
Siguieron nada mas
Sus padres y parientes,
Y víctima mas pura
En su real clausura
No penetró jamás.

En el umbral postrero
De un patio donde crecen
El verde limonero
De amarillenta flor,
El tamarindo umbroso
Y el lauro, que estremecen
Con ruido sonoroso
Su perennal verdor;

(1) El chel era un espacio de diez codes entre el patio de los gentiles y el de las mugeres.

Los viejos sacerdotes Y los levitas graves, De cánticos súaves Y del salterio al són, A recibir salieron A la sin par Maria, Que á Jehováh ofrecia Su casto corazon.

Fué el blanco corderillo Sacrificado: el fuego De sus entrañas luego La carne consumió: Se hicieron libaciones De aceite, sangre y vino Ante el altar divino Dó el holocausto ardió.

En platos de oro puestos, Los destrozados restos De la inmolada víctima Se hicieron repartir, Segun de aquellas gentes Costumbre, á los parientes De Ana, que sus lágrimas No acierta á reprimir.

Tendieron de Maria Sobre la real cabeza Un velo, de pureza Espléndida señal; Como la nieve blanco, Mas de menor blancura Que la inocencia pura De su alma virginal:

Y el viejo Zacarías Que, sacerdote sumo, Entre una nube de humo Sagrado apareció; Desde el umbral, propicio La víctima aceptando, De Dios para el servicio La Vírgen reclamó.

Rompiendo entonces todos Los maternales lazos, Tomando entre sus brazos A la hija de su amor, Condujo á sus piés Ana A su gentil Maria, Tan llena de alegría Como ella de dolor.

Señor, dijo la madre,
A Dios traigo en ofrenda
De bendicion la prenda
Que dió á mi ancianidad.

A Dios la consagramos Y Dios nos la reclama: Nosotros acatamos Su santa voluntad.»

El sacerdote alzando
A la postrada anciana
La dijo: « Vuelve, Ana,
A tu tranquilo hogar:
Al que de Dios guarece
La proteccion suprema,
Bajo su amparo crece
Seguro ante su altar.

Vuelve á tu hogar, anciana, Y hasta su puerta amiga De Jehováh te siga La bendicion en pos. No pierdas tus vigilias En maternales quejas, Porque á tu hija dejas Encomendada á Dios. »

Diciendo así el pontifice Con brazos cariñosos Bendijo á los esposos Y al pueblo despidió: Y del sagrado templo Tras de las puertas de oro Maria con el coro De virgenes quedó.

LIBRO TERCERO.

MARIA EN EL TEMPLO.

Ι

Castísima paloma,
Cuyo sereno vuelo
En la region del cielo
A remontarse vá:
Vapor de suave aroma
Que en odorante nube
Hasta el alcázar sube
Mansion de Jehováh:

Flor del Eden preciosa, Cuyo capullo abierto Derrama en el desierto Su celestial olor; Tu esencia misteriosa Permaneció ignorada En la infeliz morada Del siervo del error.

El hombre es un gusano; Sus ojos son de tierra Y en ellos luz no encierra Para mirarte á tí. Nublado el ojo humano Por miseros antojos Brillar no ven en tus ojos La luz de Adonaí.

Reina del sol que gérmen Y luz dá á la campiña, Terreno sér y niña Te cree Jerusalen: Sus razas que en tinieblas De vanidad se aduermen Del vicio entre las nieblas A Dios en tí no ven.

Tú, de virtud sagrario,
Al templo te acogiste:
Tú, que elegida fuiste
Por templo de Emanuel.
Morar en su santuario
Tu corazon queria
Cuando morar debia
En tus entrañas ÉL.

De su santuario dentro, Bajo sus techos de oro, Tu sér como el tesoro De mas valer guardó: Y el silencioso centro De su mansion sagrada Sondar la vista osada Del hombre no dejó.

¿ Qué fueron de tu infancia Las horas en el templo? Tú, de virtud ejemplo Y virginal uncion, Creciste cual las flores Que doblan su fragancia Y avivan sus colores Al par de la estacion.

Tesoro de las glorias
Del Hacedor del dia,
Rosal de Alejandría,
Ciprés de Jericó,
Las místicas memorias
De tu niñez dichosa
De sombra misteriosa
El cielo circundó.

Oculta, guarecida
Bajo el sagrado velo,
Esencia contenida
En hídria de cristal,
Joya de Rey guardada
Con precavido anhelo,
Semilla conservada
Debajo de un fanal,

Moraste en los palacios
Del dueño de la vida,
A tu Señor unida
Con misteriosa union:
Y en tí su Sér moraba,
Y el tuyo á Ét liegaba
Salvando los espacios
Tu férvida oracion.

Tú, Virgen escogida En su saber profundo Para traer al mundo La fé y la salvacion, Sus juicios ignorabas, Mas por tu fé impelida A Dios le consagrabas Tu limpio corazon.

Tú, Reina de los seres
Que en el empíreo moran,
Tú, cuya huella adoran
Los justos de Sion,
Al polvo descendiste
Del sér de las mugeres
Y entre ellas te impusiste
Grosera ocupacion.

Tú con las otras almas (1)
Del templo habitadoras,
Pasaste largas horas
Callando tu alto sér,
En adornar las palmas
Y entretejer las flores
Del templo, y en labores
Humildes de muger.

Tus dedos transparentes
Hilaron diligentes
Los linos de Pelusa,
Las sedas del Cedar:
Tu mano soberana
Tejió la blanca lana
Que el sacerdote usa
Velando en el altar.

(1) Llamábanse almos á todas las virgones que se educaban en el templo, lejos de las miradas de los prefanos.

Tú, cándida y modesta,
Al místico servicio
De Dios siempre dispuesta
Velabas sin cesar:
Y un dia y otro dia
Del cruento sacrificio
En la solemne fiesta
Se oia tu cantar.

Leal, caritativa,
Sincera y obediente,
Con todos indulgente
Y en todo sin igual;
Imágen eras viva
De la virtud suprema
Que dá inmortal diadema
Al alma del mortal.

Así creciste, pura
Emanacion del cielo,
Embalsamando el suelo
Y el templo de Israel
Tú, escelsa criatura,
Muger divina y santa,
A cuya régia planta
La luna dá escabel.

Así pasando fueron
De tu niñez los dias,
Entanto que adquirias
Las fuerzas y la edad,
Para que en tí cumplida
La ley que te impusieron
De dar al mundo vida,
Viera la humanidad.

Pasaron así bellos
Los dias de tu infancia
En tu apartada estancia
Del templo de Salem;
Llegando detrás de ellos
Los dias de amargura
Que á nuestra raza impura
Franquearon el Eden.

¡Ay! cuando á luz naciste
Para salvar la tierra
Al mal te sometiste
De su fital mansion:
Y del dolor que encierra
La bárbara agonía,
Pronto ¡ay de ti! debia
Herir tu corazon.

En vano consagrabas La flor de tu pureza Al Dios de quien enviabas Tu corazon en pos: Su rayo se encendia Sobre tu real cabeza, Y que acatar habia La voluntad de Dios.

H

Acercábanse ya los misteriosos
Dias de llanto, en cuyas lentas horas
Se debian llenar los tenebrosos
Designios del Señor. El solamente
Penetraba el hondísimo misterio
De nuestra Redencion: su sabia mente
Percibia no mas la luz futura
Que, para bien de la terrena gente,
lba á alumbrar la lobreguez impura
De su mansion: su poderosa mano
Preparaba á los tiempos el camino:
Y momento á momento, grano á grano
lba en la eternidad inmensurable
Arrojando implacable
Las fugitivas horas el destino.

Temblaban los espíritus del cielo
Aguardando el instante pavoroso
En que del gran misterio tenebroso
La justicia de Dios rasgara el velo;
Y temblaban las almas
De Abraham en el limbo detenidas
Ansiando, de él para salir, las palmas
Por el cielo á los justos prometidas;
Y temblaba el monarca del infierno
Esperando en sus lóbregas moradas
El punto en que sus puertas quebrantadas
Iba á pasar el hijo del Eterno.

El universo entero todavía Su porvenir recondito ignorala, Y ya el ángel precito adivinaba Los destinos futuros de Maria. La voluntad de Dios no le dejaba Llegar de la dichosa nazarena Ai alma virginal, que vió en el mundo Entrar de culpa original agena: Y en su saber y en su furor profundo Sentia el pié de la que así nacia Hollar triunsante su cerviz impía. Ella empero ignorante Del porvenir augusto, orando á solas Consigo misma y del Señor delante, Del mar del porvenir no percibia Crecer y embravecerse á cada instante El viento airado y las hirvientes olas.

Mas ibanse á romper todos los lazos Que ligaban su espíritu á la tierra Antes que el germen que su sangre encierra Fecundara el aliento omnipotente, Y recibieran sus maternos brazos Al Rey eterno de la humana gente. Era preciso que la flor de mayo Sobre su tallo se apoyara sola, Para que el fuego asolador del rayo Cayese entero en su gentil corola.

¡Oh tú, la pura entre las almas puras, Bella sin par entre las mas hermosas Que por las sendas de la tierra oscuras, Obediente á las leyes misteriosas De Jehováh, tus huellas Hácia el sangriento Gólgota encaminas, Ya no hollarán tus piés sendas de rosas, De hoy mas tan solo pisarán espinas!

Antes que sus virtudes salvadoras De tu alta gracia el talisman ejerza En pro de nuestras almas pecadoras, Tú, madre de los huérfanos, es fuerza Que huérfana te veas, que devores Tu tiempo en soledad, y pues nacistes Para ser el consuelo de los tristes Fuerza será que con los tristes llores. Fuerza es, ¡oh madre del amor divino! La hiel que apures del pesar mundano: Es fuerza que al dolor de tu destino No se iguale jamás dolor humano, Para que al darte de su madre el nombre En su afliccion, tu nombre soberano, Simbolo de tu duelo sobrehumano, Bálsamo sea del dolor del hombre.

Primero que de rayos inmortales
Se corone tu cándida cabeza,
Tu duelo es fuerza que á tu gloria iguales:
Apresta, pues, tu alma á la flereza
De tus hondos destinos celestiales.
Tu paz concluye dó tu gloria empieza,
Y aquí se empieza, celestial Maria,
El cáliz á llenar de tu agonia.

El anciano Joaquin, la vista fija En su hermosa Miriam, su domicilio Mudó á Jerusalen, y al pié del templo, Para vivir mas cerca de su hija, Compró, de sus parientes con auxilio, Una pobre mansion, donde él y Ana Eran, de amor y de virtud ejemplo, Muestra viviente de bondad humana.

Hacia ya dos lustros que no oia El rumor de los olmos y las cañas De Nazaret, cuando al morir de un dia De otoño el tibio sol, sintió que heria La mano de la muerte sus entrañas. Su último aliento recogió en el pecho Por alargar un punto la existencia, Su alma en religiosa diligencia Tornando á Dios desde el mortuorio lecho. Su postrimer deseo procurando Ana cumplir, al templo fué llorando Al sumo sacerdote Zacarías A avisar que llegaba Su esposo al fin de sus cansados dias. Acudió presuroso El sacerdote austero A la mansion del moribundo esposo, Mas no llegó el primero: Ya su faz con sus lágrimas regaba Maria, que con paso mas ligero De llegar acababa, Y que á las manos de su padre asida Tal vez con sus suspiros intentaba Algun suspiro mas darle de vida.

En su cariño paternal, profundo, El espirante padre al sacerdote Encomendó cuanto en el triste mundo Dejaba: la hija que á sus piés gemia Y la muger con quien partido habia En la prosperidad y en la indigencia El placer y el pesar de la existencia.

Los ojos de Joaquin iluminados
Por el Señor en su postrer instante,
El glorioso esplendor, el sol brillante
Percibió de los dias reservados
A aquella hija divina que le ilora,
Y una sonrisa iluminó el semblante
Del noble viejo, luz consoladora
Que le mostró su eternidad radiante:
Y sus manos poniendo en la cabeza
De aquella hija del mundo salvadora,
Espiró sin congoja ni agonía,
Del alma pura la mortal corteza 
Dejando entre los brazos de Maria.

Su cuerpo devolvieron á la tierra
La noble virgen y la madre anciana,
Y sobre el mármol que á su bien encierra
Lloraron á su bien Maria y Ana.
Cuando de llanto el natural tributo
Pagó al amor su corazon doliente,
Del mármol se alejaron tristemente
Para esconder su soledad y luto
La hija del templo bajo el áureo techo,
La viuda al pié de su vacío lecho.

Once lunas despues... es una tarde Apacible y serena; El sol, de luz en el postrer alarde
De rojo resplandor el aire llena,
Y su esplendente claridad tendiendo
Por la estension del cárdeno horizonte
Como un manto de púrpura, derrama
Desde la cima del escelso monte
Su temblorosa llama,
Que como vasto incendio reverbera,
Con su postrer fulgor enrojeciendo
Valle, bosque, ciudad, rio y pradera.

El dia de la fiesta de las flores
Celebra el pueblo de Judá; se escucha
El suave són del cántico sonoro
Del templo y por los aires se levanta
El humo azul del incensario de oro,
Que con el aura al elevarse lucha
Fugaz lamiendo la techumbre santa.
MARIA de las almas entre el coro,
Acompañada del salterio canta
Himnos de gracias al Señor, y el mundo,
En cuanto abarca su ámbito invisible
Desde el zenit al báratro profundo
Mudo y atento para oir se inclina
El eco dulce de su voz divina.

Su delicioso, celestial sonido
Derramado se esparce por el viento,
Y embelesa el oido
De todo sér, y ahoga todo ruido
Que existe en aire, tierra y firmamento;
Y á los acentos de su voz, súaves,
Las rumorosas auras se adormecen,
Las sonoras corrientes enmudecen,
El eco olvidan de su voz las aves;
Y en su lecho de arena movediza
Lentas las olas de la mar se mecen
Y el agua amarga que su són hechiza
Dulce se torna y de placer se riza.

Empero Dios que como rey domina
La eternidad y el tiempo, y cuyas leyes
Ningun encanto á su favor inclina
Como el poder de los humanos reyes;
Las fuentes del dolor abre entretanto
En la alma de Miriam, y en sus enojos
Aguarda el fin de su armonioso canto,
Segunda vez para anegar en llanto
La casta luz de sus serenos ojos.

Un anciano levita á quien seguia
Una muger cubierta con un velo,
La ceremonia al concluir y el dia
La instó á seguirle con doliente anhelo.
Obedeció la cándida doncella
Y del materno hogar á la morada
De ambos detrás encaminó la huella.
Al umbral de su puerta aglomerada

Reunion de mugeres silenciosa Esperaba sin duda su llegada, Compasiva tal vez, tal vez curiosa. « ¿Qué es esto, hermanas mias? Preguntólas Miriam sobresaltada. ¿ Porqué en el mas alegre de los dias Delante de mis puertas os encuentro Veladas, taciturnas y sombrias? ¿Qué mal se alberga de mi casa dentro? » Mas las mugeres á su voz callaron Y apartándose ante ella, de la puerta El paso la franquearon. Con angustiado afan, con planta incierta En la morada penetró Maria, Y en la primera estancia que halló abierta Donde una turbia lampara lucia A su madre encontró. — No estaba muería La anciana todavía: Mas con la vista próxima á apagarse La buscaba afanosa, incapaz de esplicarse Con voz ni con accion mas cariñosa. Sonreir dulcemente La vió la hija infeliz al acercarse Al solitario lecho, Y al abrazarla con filial ternura Con el postrer allento de su pecho Un beso maternal grabó en su frente, Y al querer la divina criatura Volvérsele á su vez, su boca pura Apoyó en su cadáver solamente.

De dolor tan intenso
Por el impulso repentino herida,
De la madre perdida
Cayó sobre los míseros despojos,
Llenos quedando en su dolor immenso
Su alma de hiel, de lágrimas sus ojos.

Cuando al siguiente dia

La misma tumba que á Joaquin encierra

De la esposa el cadáver recibia,

Sobre el haz de la tierra

Sola quedaba en horfandad Maria:

Mas de Dios á los fallos resignada,

De religiosa abnegacion ejemplo,

A la merced de Dios encomendada

Al amparo de Dios volvióse al templo.

III

Serena es la noche : Con luz argentina La luna ilumina La humana region; Y el cielo, que de astros Sembrado destella, Desplega sobre ella Su azul pabellon.

Serena es la noche:
Su lánguida calma
Infunde en el alma
Dulcísima paz;
Meciendo las hojas
Del árbol suspira
El aura, que gira
Sonora y fugaz.

Ya duermen ahogando Las aves el pío: Cerrada al rocio Ya duerme la flor. Detrás de los astros Que pueblan la altura, Radiante fulgura La faz del Señor.

Ai fuego del faro
Por Dios encendido,
En sueño sumido
Reposa Israël,
Cual rey, que, acampado
En tierra vencida,
Reposa cercado
De ejército fiel.

Alli, tras sus muros
De recia espesura,
Callada y segura
Se duerme Saiem:
Quebrando los tibios
Nocturnos reflejos
Brillar á lo lejos
Sus techos se ven.

Sobre una colina
Sus torres levanta
La fábrica santa
Del rey Salomon:
Del templo, acotando
Los santos confines
De frescos jardines
La amena estension.

Sus virgenes almas
Cultivan en ellos
Los árboles bellos,
Las plantas sin par,
De que hacen fragantes
Guirnaldas vistosas,
Con que ornan pladosas
El templo y altar.

En cámara, á cuyas Ventanas vecinas Movibles cortinas Los árboles dan, Envia á los cielos Con fé solitaria Su casta plegaria La triste Miriam.

Allí en su escondida Sombría vivienda, A Dios se encomienda Con férvida fé, Pidiéndole un aura De dulce consuelo, Que alivio en el duelo De su alma la dé.

Su sér, invisibles
Arcángeles guardan:
Querubes aguardan
Su pura oracion;
Y á Dios se la llevan
Tendiendo triunfantes
Las alas brillantes
A la alta region.

Segun le atraviesa
Perfuma el espacio:
La gloria embelesa
Su místico són:
Y en forma de aroma
Que siente y que vive,
Aspira y recibe
Jehováh su oracion.

Mas Ilora al enviársela
Miriam: que es amarga
Su pena y es carga
Cruel de llevar;
Y solo contemplan
La tierra sus ojos
Cual campo de abrojos
Que vá á atravesar.

Su espíritu ignaro
Del sér en que existe,
Rebelde resiste
Tan íntimo afan:
Y en sí el gran misterio
Que encierra, ignorando,
Al cielo llorando
Se vuelve Miriam.

Sus gotas de ardiente, Purísimo lloro En un vaso de oro Recoge Gabriel! ¡ Rocio de gracia! ¡ Esencia de fuego Que habrá de ser luego Salud de Israel!

#### IV

Y en esta misma noche Tristísima, fué cuando A solas contemplando Su misera horfandad; Al Sumo Dios hacia La cándida Maria Un voto de perpetua Y fiel virginidad.

# PLEGARIA DE MARIA.

« Señor, pues que me dejas Sobre la tierra así, Desde hoy viviré en ella Tan solo para tí.

Renuncio á la esperanza
Del porvenir : jamás
Levantará hombre alguno
Mi velo virginal.
Señor, yo te consagro
Mi casta soledad,
Señor, vuele á tí puro
Mi espíritu inmortal.

Señor, pues que me dejas Sobre la tierra así, Desde hoy viviré en ella Tan solo para tí.

Circunde en hora buena
Mi solitario hogar
La niebla infamadora
De la esterilidad.
Señor, á tí tan solo
La huerfana amará:
¿Ni á quien sino á tí puede
Su corazon amar?

Señor, pues que me dejas Sobre la tierra así, Desde hoy viviré en ella Tan solo para tí.

Tú vives en mi pecho, Y en él no caben ya Livianas sensaciones
De afecto terrenal.
Mi oido atento solo
Para tu voz está:
Mi corazon abierto
Para tu amor no mas.

Señor, pues que me dejas Sobre la tierra así, Desde hoy viviré en ella Tan solo para tí.»

Así en su amargo duelo
Decia á Dios Miriam:
Mas ; ante quién se tuerce
La ley de Jehováh?
Sus santas oraciones
Hasta su trono van;
Pero mudar no pueden
Su eterna voluntad.

Escrito estaba, y pronto Su velo virginal Iba á dejar la esposa Colgado ante el altar.

# LIBRO CUARTO.

# MARIA ESPOSA.

# I

Lució para Miriam la misteriosa
Edad de los ensueños celestiales:
La edad en que se juzga mas dichosa
La muger en sus sueños virginales.
Edad lejana aún de la azarosa
Época de los recios vendabales
De la vida, en que vamos en bomanza
Vogando por el mar de la esperanza.

Feliz adolescencia que perfuma
La fé con aromáticos olores:
Cielo sereno que jamás la bruma
Empaña, ni aquilon con sus furores:
Mar de zafir cuya argentada espuma
No á impulso de huracanes bramadores:
Hierve, sino del aura al suave aliento
Se mece con sonoro movimiento.

Bella edad del amor, afortunada Estacion de los goces de la vida, En la cual ni esperanza hay engañada, Ni amigo ingrato, ni ilusion perdida. Pradera de mil flores esmaltada Que á reposo y placer solo convida: Breve edad de brevisima ventura Que hace mas breve aún nuestra locura.

Felices, generosos, lisonjeros,
Floridos, inocentes quince años:
En los que ignora el hombre los arteros
Lazos del mundo loco y sus engaños:
Edad en cuyos dias placenteros
Se ven y no se creen los desengaños;
Vestíbulo dorado de esta vida,
Mansion del llanto, del dolor guarida.

Llegó esta edad para Miriam: su seno
De juventud y de vigor henchido,
Sintió, aunque á instintos de impureza
Del corazon el juvenil latido: [ageno,
Del fuego del amor le sintió lleno
Y hácia el amor con fuerza compelido;
Mas como era su amor hijo del cielo
Hácia él tendió su corazon el vuelo.

Su alma libre de la carne impura Amorosa á los cielos se elevaba Y en piélagos de amor y de ternura Celestes, se perdia y se estasiaba; Y quebrantando la prision oscura De la tierra, amorosa se exhalaba Y del divino amor en Dios bebia Torrentes de balsámica ambrosía.

Aquella flor divina, conservada
Del templo en el seráfico recinto
Y del Señor para el jardin criada,
Huia de la tierra por instinto.
Y entreviendo sus riesgos, espantada
Resistia del mundo el laberinto
Penetrar, y al Eterno consagrada
Vivir queria en su feliz morada.

Allí do en humo vagaroso y denso Suben á Dios desde la sacra loma Perpetuas nubes de aromoso incienso, Anida aquella mística paloma. Allí el arrullo de su amor intenso Al Dios que el mar y las tormentas doma, Bajo forma de místicos cantares Eleva desde el pié de sus altares.

Y al crepúsculo blanco de la aurora
Que llena el universo de alegría,
Y cuando el tibio sol las cumbres dora
Con el reflejo postrimer del dia,
Y á la luz de la luna inspiradora
Siempre de celestial melancolía,
Himno perpetuo de su amor levanta
Y al Dios que adora interminable canta.

Así Miriam la hermosa primavera
Creyó pasar de su inocente vida,
Olvidando la ley, tal vez severa
Mas honrada en Judá y obedecida,
Que obligaba á las virgenes, cualquiera
Su condicion que fuese, esclarecida
O humilde, á sustraerse al afrentoso
Celibato en los brazos de un esposo.

#### 11

No la olvidaba en su rencor empero
Luzbel que, odiando su inmortal pureza,
Poner ansiaba el universo entero
Entre el pié de Miriam y su cabeza.
No la olvidaba, y con profunda ira
Dejando las mazmorras del infierno
A la region voló donde respira
La Virgen predilecta del Eterno.

Era la noche en que Miriam de hinojos
Del templo en la vivienda solitaria,
A Dios volviendo los amantes ojos
Enviaba á Dios su virginal plegaria.
El rey de las tinieblas sus enormes
Alas plegó sobre erial colina,
Entre unas ruinas lóbregas é informes
Desde las cuales la ciudad domina.

Al estender su perspicaz mirada Por el recinto de Salem dormida, Vió á Miriam por los ángeles velada È ir al cielo en sus alas conducida La oracion de sus labios exhalada.

Defendida al hallarla por el cielo,
En lugar de ceder con miedo santo
Sintió crecer su despechado anhelo,
Y dió un rugido, á cuyo són de espanto
Estremecióse de Salem el suelo:
Y ansioso de venganza ó de pelea
Volvió á cernerse con siniestro vuelo
Por cima de los pueblos de Judea.

Tres veces dió de la ciudad la vuelta En derredor de sus sagrados muros, Y de su forma colosal, envuelta En pliegues de vapor densos é impuros, La masa informe por el aire suelta Dibujó sus contornos inseguros En la alfombra de mieses y de viñas Que tapiza sus fértiles campiñas.

En tanto que la tierra registraba Con ojo que penetra cuanto existe, Una infernal sonrisa iluminaba Su faz ceñuda siempre y siempre triste. MARIA.

Digno tan solo de él un pensamiento, Traidor, que fermentaba en su cabeza, Hizole imaginar por un momento Que podria asaltar su osada mano Y manchar la castísima pureza De aquella blanca flor, á la que en vano Cercó con el vapor de la torpeza.

Permaneció un instante suspendido
Entre el cielo y la tierra en absoluta,
Torva inmobilidad, embebecido
En meditar su vengadora idea:
Y con una señal vista tan solo
De sus malditos súbditos y de ellos
No mas obedecida,
Convocó en torno de él cuantos de un polo
Al otro, tienen terrenal guarida.

Acudieron al punto aquellos seres, Que sus hondos proyectos infernales Vienen á realizar sobre la tierra, Y bajo el dulce nombre de placeres A inocular el gérmen de los males En el vicioso corazon, que encierra El pecho de los míseros mortales.

Bajó Luzbel á un valle que la luna
No iluminaba ya, y en torno suyo
Teniendo á los espíritus, que aduna
Su voluntad satánica y á cuyo
Torcido instinto sus proyectos fia,
Les dirigió la voz de esta manera,
Mas con eco tan débil que se hundia
Entre el rumor del aura en la pradera.

«Toda Israel conoce á la doncelia Que entonaba en la flesta de las flores Los cánticos del templo. No hay en ella Mas que gracia y virtud, luz y primores; Es fuerza empero que su imágen bella, Revestida de impúdicos colores, De todos los mancebos en la mente Como sombra de amor se represente.

Ornãos, pues, de mirtos y de rosas:
Tomad las formas leves y risueñas
De aquellas creaciones licenciosas
De Grecia, al hombre vil siempre halagüeCorred sobre sus alas aromosas [nas:
Las ciudades, los valles y las breñas,
Y el torpe corazon de los mancebos
Abrid á un nuevo amor, de instintos nuevos.

Haced que escuche sin cesar su oido Y se alce sin cesar en su memoria, De su mágico cántico el sonido Y de su vida la virgínea historia; De su amor, para todos prohibido, Haced que aspiren todos á la gloria, É inflamad de Miriam por la hermosura Una pasion universal é impura.»

Dijo: su infanda idea comprendiendo,
Los infernales genios sus secuaces
Se desbandaron, en silencio hendiendo
El seno de la atmósfera fugaces;
Y de su rey el pensamiento horrendo
Ellos no mas de realizar capaces,
De las moradas de Israel el fondo
Comenzó á emponzoñar su hálito hediondo.

Empezó su satánica presencia A turbar las pacíficas mansiones, Y empezó su maléfica influencia A filtrarse en los torpes corazones; Y cuantos de Israel la efervescencia Del juvenil ardor de las pasiones Dominaba, á la virgen recordaron Y con la imágen de Miriam soñaron.

Mas aunque el maleficio del inflerno Intentó su castísima belleza Profanar, ante un soplo del Eterno Se disipó: en su espléndida pureza Se pintó de las almas en lo interno De los mancebos, y en su ruin vileza Cuantos la imágen de Miriam soñaron Cual celeste vision la recordaron.

### III

En alas, no de la pasion liviana
Sino de amor respetüoso y casto,
Llegóse á demandaria por esposa
La juventud hebrea : los ancianos
Ministros del Señor y sus tutores
La demanda á Miriam participaron,
Y la vírgen que á Dios se habia ofrecido
Escuchó sus palabras con espanto.

"Jamás, dijo, jamás con hombre alguno
Podrán unirme conyugales lazos:
De mi virginidad y de mi vida
Hice voto al Señor y quebrantarlo
No osaré. "Los ancianos á tan nueva
Revelacion de asombro se llenaron,
No comprendiendo un voto que en Judea
Era á su parecer voto insensato.

La ley universal de las mugeres Hebreas : la deshonra y el escarnio De la esterilidad, pues prometian Al pueblo de Israel santos oráculos Que aquel Mesías rey no de otra tribu Que de la tribu de Judá ser vástago Debla: el ser Miriam la mas ilustre Doncella de linage tan preclaro, Imposible en las leyes de su pueblo Hacian de Miriam el voto casto.

¡Ah!¿Ni cómo oponerse á los designios De Dios, que siglos antes que del cãos Brotar hiciera los diversos mundos Que pueblan los abismos del espacio, Por sus fines secretos y recónditos Lo había así en su mente decretado?

— De un terrenal amor la llama débil Parece á Miriam un fuego escaso Para su ardiente corazon; mas fueron Sus ruegos y sus lágrimas en vano. Los severos tutores á sus deudos A reunion doméstica invitaron, Para elegir para Miriam esposo Digno con ella de partir el tálamo.

Habia entre los hombres Que de Miriam la mano pretendian Muchos de ilustres nombres Que de su misma raza descendian: Hebreos poderosos, Que al esplendor de su elevada cuna Unian orgullosos Los timbres de la gloria y la fortuna: Herederos de jefes y magnates, Que volvieron un tiempo, de despojos Cargados, con honor de los combates, O cubiertos los pechos De gloriosas heridas; Y que á los propios y estrangeros ojos Eran, por su opulencia ó por sus hechos, Las glorias de la patria mas queridas. Hombres, que por su herencia ó hechos Poseian palacios esplendentes [bravos, Y campos florecientes Y vencidos ó bárbaros esclavos.

Habia agricultores,
De fértiles campiñas y viñedos,
Y huertos y olivares
De ganados sin número señores;
Y en las riberas del Jordan amenas
Eran dueños de mieses y colmenas,
Y de tribus enteras de pastores;
Cuyos campos, dehesas y plantíos
Regaban, abundosos
En pescados sabrosos,
Turbios arroyos y profundos rios.

Ricos habia, osados mercaderes, Que cruzando los mares Venciendo riesgos, superando azares, Traian de Israel á las mugeres Las turquesas que Iran cria en las faldas De sus montes y bosques seculares; De Egipto las costosas esmeraldas, Y las perlas que esmaltan las coronas De los altivos reyes; Las que entre bosques de coral encierra En apartadas zonas El azul golfo Pérsico profundo, Y que el marino audaz, hollando leyes Y buscando la muerte vagabundo, Disputa al fiero mar hasta en sus senos De raros monstruos y peligros llenos, Para halagar la vanidad del mundo. Y otros habia en fin enriquecidos Con los nobles y espléndidos tejidos Dos veces en la púrpura teñidos, Que en aquellas edades Eran orgulio y gloria Y hoy son no mas efimera memoria De Tiro, emperatriz de las ciudades.

Mas ni entre los magnates poderosos, Ni entre los en las lides vencedores, Ni entre los de campiñas posesores, Ni entre los mercaderes opulentos, Ni entre los marineros animosos, Que visitan del mundo los confines, Los sacerdotes de Salem, guiados Por el Señor á sus eternos fines, Encontraron aquel que digno era De aquella Virgen casta y hechicera Del universo mundo soberana, Cuyo sagrado nombre En las borrascas de la vida humana Mas tarde habia de invocar el hombre. Nombre á par del de Dios omnipotente, Que allá en la azul esfera En su mano eternal apaga el rayo Que ya pronto á partir vibra estridente; De aquella Virgen cuyo puro aliento Al despertar la fresca primavera El florido tapiz que envuelve á mayo, Tiende por la fructifera pradera: Y á cuyo soplo con susurro lento Y amoroso, la ráfaga ligera En sus tallos meciendo va las flores. Prestando al vago viento Blando són y balsámicos olores.

De los ilustres cien competidores, El varon elegido Por los sabios ancianos y tutores De Miriam, el á todos preferido No fué jóven, ni rico, ni gallardo; Ni guerreres ó cívicos honores

Daban pres á su frente encanecida:
En un oficio laborioso y tardo
Las cosas necesarias de la vida
Con incesante afan se procuraba:
Mas cuanto pobre, honrado,
Respetado por todos y querido,
De su alta edad desde el albor primero
En su ciudad natal habia vivido,
Y José se llamaba
Y era de Nazaret el carpintero.

Esta eleccion empero misteriosa Y para el pueblo todo sorprendente Hizola el mismo Dios, con milagrosa Disposicion, patente Haciendo á los ministros del santuario Su eterna y santa voluntad divina. Un dia de Miriam los pretendientes Al despuntar la estrella vespertina Despues de alzar al cielo sus fervientes Devotas oraciones, Dentro del templo y cerca del sagrario, Secas varas de almendro depusieron, Segun de sus mayores Uso fué y tradicion que recibieron: Y cuando á la mañana Siguiente juntos al santuario entraron, Verde y cubierta de fragantes flores La seca vara de José encontraron.

Y un mozo de ilustrisimo linage, A quien los mas altivos de Judea Tributaban respeto y homenage, Al ver aquel prodigio portentoso Que apagaba la luz de su esperanza, Rompió su vara en ademan furioso, Y cediendo al impulso de su ira Y ansioso de venganza, Sed que á su alma Satanás le inspira, Atentó de José contra la vida: Mas á tiempo teniéndose, por suerte, Dei templo se salió, y á la salida A si propio intentó darse la muerte. Mas cuando, palpitante, Al vil consejo 'de Luzbel cedia, Vió de Miriam el cándido semblante En la alta gradería: Y en este mismo instante Aquella aparicion, obra del cielo, Devolvió su valor á su alma fuerte; Y volviendo en sí mismo Con los santos discipulos de Elías Se encerró en una gruta del Carmelo, Y vencido Satan volvió al abismo.

Los sacerdotes de Miriam tutores, La eleccion la anunciaron decidida, Y la casta paloma cuya vida
Como raudal de cristalina fuente
Se deslizaba mansa y dulcemente
Entre sagrados cánticos y flores;
Aquella virginal naturaleza
Educada en la fúlgida grandeza
Del templo sacrosanto,
Se sometió á la vida de quebranto
De ocupacion vulgar y rango oscuro
Que del pobre artesano en la vivienda
Por dilatados años la esperaba;
Y de los sacerdotes en presencia
Teñido de rubor el rostro puro
Que los rostros angélicos nublaba,
Les anunció sumisa su obediencia.

Divina inspiracion para consuelo De su pesar la envió piadoso el cielo : Y entreviendo su espíritu el futuro, Alto, inefable y celestial destino En la region del porvenir oscuro, Ante el altar de Jehováh postrada Oró con faz tranquila y resignada: Y cual viajero que la selva umbrosa En noche de borrasca tenebrosa Para seguir aguarda su camino A ver la luz **del astro mat**utino, Solo miró en José la protectora Guarda que Jehováh daba á su vida Contra la muchedumbre tentadora De riesgos, seducciones y de engaños, Que à la muger entonces como ahora Cerca falaz en los primeros años.

## IV

Dias despues, en hora en que la luna Atravesando el sirmamento azul, Plateaba la tierra con sus rayos De misteriosa y vacilante luz,

Numerosa y alegre comitiva, Cruzando por las calles de Salem, Se acercaba con músicas y antorchas A la modesta casa de José.

Cedido se la habian sus parientes Para el festin de la funcion nupcial, Y á casa de su esposo bajo un palio Conducian sus deudos á Miriam.

Animado el semblante venerable Con sonrisa de síncero placer, La introdujo en la sala de la flesta Su esposo, y la sentó bajo un dosel. Allí, conforme al uso establecido Por viejos patriarcas de Judá, Puso José en el dedo de la Vírgen El misterioso anillo nupcial,

Diciéndola: « Hé aquí que eres mi esposa » Y cubriendo á Miriam con su taled Tomó la copa, que cercano deudo Llenó de vino y se la dió á beber.

Gustáronla los dos: arrodilláronse Todos y bendijeron al Señor: Un puñado de trigo derramaron Muestra de la abundancia que dá Dios;

Y rompiendo la copa un niño, puso A la solemne ceremonia fin, Pasando los alegres convidados A la inmediata sala del festin.

Y aquella noche ante su casto lecho
El sencillo José dijo á Miriam:
« Tú serás para mí como mi madre: (1)
Yo te respetaré como al altar.
Yo hice los mismos votos que tú has hecho,
Y ambos los cumpliremos á la par:
Así llenamos las terrenas leyes
Sin infrigir la ley de Jehováh. »

Y así su voluntad inescrutable
Llevó á su fin el Dios omnipotente,
Por oculto camino, impenetrable
A la razon de la mundana gente:
Así llegó á cumplirse el inefable
Misterio incomprensible y sorprendente
De que una Vírgen Madre concibiera
Al que formó la créacion entera.

#### V

¡ Oh cuánto al corazon es halagüeño, Tras larga ausencia y desde gran distancia, Volver á ver el sitio en que risueño Y en la dichosa paz de la ignorancia Su tiempo vió nuestra feliz infancia!

A quién, aunque en alcázares morara Y en merecida esplendides viviera,

(1) Entre los hebreos eran una cosa bastante comun estos votos de continencia en el matrimonio. Si un marido decia á su muger: tá eres como mi madre, ya no le era permitido usar de los derechos de esposo, y con mas razon cuando habia hecho intervenir en el voto, el altar ó el nombre de Jehováh, su templo ó el sacrificio. Las mugeres tambien solian hacer estos votos.

No le fué siempre la memoria cara Del oscuro rincon en que naciera, Y dó el albor de su niñez pasara?

Aquel á quien la suerte caprichosa A la corte llevó desde la aldea, Desde la medianía á la ostentosa Opulencia, en su alcázar se recrea Recordando su aldea silenciosa.

Aquel que fué á tentar en los azares De la guerra ó del mar á la fortuna, Y la alcanzó en las guerras y los mares, Llora al volver á ver en sus hogares El lugar que ocupó su humilde cuna.

¡ Con qué placer, al espirar un dia De otoño melancólico y templado, A ver volvió la virginal Maria A Nazaret de huertos circundado Donde el albergue paternal tenia!

Al ver aquellos cerros pintorescos, Verdes olmedas y viñedos frescos, Sollozando de gozo, se olvidaba De los ricos tapices y arabescos De las estancias dó en Salem moraba.

El pardo techo de su blanca casa Que cubre el musgo que la lluvia cria, La puerta hendida por dó el aire pasa Ve, á la luz del crepúsculo ya escasa Y á través de sus lágrimas, Maria.

Y á su niñez tornando el pensamiento La recordó desde el primer momento Porque de culpa original exenta Desde el nacer, sin enseñanza lenta, Claros tuvo razon y entendimiento.

Allí su anciana madre transportada De gozo, la mecia en sus rodillas: Detrás de aquella puerta escalonada, Creia ver su túnica morada Ribeteadas de blanco las orillas.

Desde aquella ventana enmohecida Contemplaba Joaquin con grave aspecto De la dichosa madre embebecida En cuidar de su sueño y de su vida El tierno afan y maternal afecto.

Todo le recordó : y arrodiliada
Sobre el umbral de la mansion paterna,
Oró por la memoria venerada
De aquellos de quien vuelve á la morada
Por la suprema voluntad eterna.

# VI

Paloma fugitiva que vuelves á tu nido, Errante nazarena que vuelves á tu hogar, Por Dios está bendita la cuna en que has [nacido,

Tu casa es el santuario por Jehováh elegido, Tu lecho el ara santa de su perenne altar.

Ya nunca de tu planta se borrarán las [huellas, El polvo que tú pises el mundo adorará,

Tu frente soberana coronarás de estrellas, Y nuestra impura raza, pasando por entre [ellas, Tras tí al viviente alcázar de Dios ascenderá,

Oh Virgen cuyos ojos dan luz al sol na-[ciente, De todo bien origen, de Dios emanacion, Hechiza con tu nombre mi canto balbuciente Para que al mundo inspire cuando tu his-

[toria cuente La fé con que te adora mi firme corazon.

# PARTE SEGUNDA.

# LIBRO QUINTO.

# LA VENIDA DEL ANGEL.

I

Como arroyuelo puro

Que al través deslizándose del prado,

Protegido del fértil emparrado

Por el follage oscuro,

Hasta el bosque vecino

Sigue su manso curso, cristalino,

Jamás de humanas huellas mancillado:

Tal la dulce existencia
Se deslizaba de José y Maria;
Que es fuente inagotable de alegría
La paz de la inocencia:
Y los castos esposos,
Entre el trabajo y la oracion dichosos,
Miraban trascurrir dia tras dia.

En su taller mezquino
La voz no oyendo del orgulio vano,
Trabajaba aquel místico artesano
Sin soñar su destino;
O al bosque sus tesoros
De terebintos, cedros, sicomoros,
Disputaba tal vez su fuerte mano.

Y como el poderoso A cuyo corazon sobra nobleza, Parte acaso piadoso su riqueza Con el menesteroso : Así el patriarca santo De los mendigos enjugaba el llanto, Compartiendo con ellos su pobreza.

En tanto que amorosa
La reina de los cielos elegida,
En grosera labor entretenida,
Preparaba gustosa
Los humildes manjares,
Que al volver el patriarca á sus hogares
Confortaban su fuerza enflaquecida.

Sus manos delicadas
Que en lino y oro y seda mil primores
A hacer, en perfectisimas labores,
Estaban avezadas;
Tosca y humilde estera
Tejieron del Jordan en la ribera
De palmas y de juncos cimbradores.

Y el pobre pavimento
De la sencilla patriarcal morada
A tan altos misterios destinada
Cubrió; y aun mas violento
Trabajo no asustó su fortaleza,
Ni marchitó su celestial belleza;
Bajo su manto cándido velada,

A la vecina fuente,
Con un antiguo cántaro que inclina
Bajo su peso la virgínea frente,
El agua cristalina
Va á coger, ó la túnica azulada:
Que cubre su persona inmaculada
A lavar en su vívida corriente.

Y al espirar el dia, Cuando la filomena su morada Busca bajo la fértil enramada; Colocaba Maria Sobre una mesa limpia y reluciente Los panes de blancura refulgante, Fábrica de sus manos acabada.

Los dátiles sabrosos,
Los lacticinios y la miel hiblea,
Al patriarca feliz de Galilea
Manjares deliciosos:
Y la cena frugal ya preparada
Cuando José tornaba á su morada
Concluida su tarea:

En el umbral la esposa
Lo esperaba de pié, y el agua pura,
Al fuego ya templada su frescura,
Le daba cariñosa;
Y él el polvo lavaba
De sus piés, y á la mesa se acercaba,
De amor el alma henchida y de ternura.

Y con manso decoro,
A su lado sentábase sencilla,
Del mundo y de los tiempos maravilla,
La que es de amor tesoro.
Y el rostro juvenil de gracia lieno
Junto formaba al de José, sereno,
Un grupo digno de la edad de oro.

Y en plática sabrosa
Las lentas horas rápidas pasaban,
Y los castos esposos se abrasaban
En el amor de Dios : y su afanosa
Pobreza enaltecida
Con la santa pureza de su vida,
Alegres olvidaban.

Y dos meses pasaron
En aquella seliz, dulce existencia
De trabajo y de paz y de inocencia;
Mas los tiempos llegaron
Del Salvador Mesias
Que anunciaban las altas profecias,
Y en su trono se alzó la omnipotencia.

II

La hora sonó: el Altísimo
Calmado ya su encono
Contra el humano, el fúlgido
Mirar, desde su trono,
De inmenso amor, fecundo,
Sobre el terrestre mundo
Giró, como relámpago
Nuncio de paz y amor;

Y entre los siete arcángeles Que á su derecha asisten, Que con las alas cándidas Se cubren y revisten, A los eternos fuegos Quedar temiendo ciegos, Al que mas cerca mírase Así ordenó su voz:

« Corta con vuelo rápido, Gabriel, el éter puro, Y donde se alza tímido De Nazaret el muro, Detén la ardua carrera Por la azulada esfera, Y en el humano vórtice Pon el seguro pié.

Allí, en mansion de lúgubre Color, y humilde planta Que del confuso estrépito De la ciudad se espanta; De nadie conocida, Pero de mi elegida, Púdica fior, ocúltase La reina de Israël.

Sé el que feliz anúnciele
Mi voluntad divina;
Primero en ver la plácida
Estrella matutina
Que el fausto fin, ansiado
Del reino del pecado
Anuncia al mundo, humíliate
Ante su pura faz:

Dila que al fin aplácase Mi cólera severa, Por la soberbia indómita De la muger primera; Del mal reparadora Será, é intercesora Entre el humano mísero Y el sumo Jehováh. »

Dijo; y el ángel férvido
De las eternas salas
Partiendo, al aire nítidas
Abre las puras alas;
Y al mundo presuroso
Dirige el vuelo ansioso,
Surco de lux espléndido
Dejando en pos de sí.

Y como el lampo efimero, El rey de los querubes Rompe la capa lóbrega De las revueltas nubes; Y el rayo diamantino Que marca su camino Es tal, que al verlo, súbito Cegara un serafin.

Moviendo á un tiempo rápidas Las alas de oro y nieve, Deja el inmenso número De soles muy en breve Detrás, y en la agitada Atmósfera azulada De nuestro mundo, ciérnese Un punto en Nazaret.

Era aquel hora lánguida
En que el mortal inclina
A su criador la súplica
Piadosa, vespertina;
En que en murmurio suave,
Del pez, el bruto, el ave,
Del bosque y mar elévanse
Mil himnos de placer.

Hora en que al rayo trémulo Del moribundo dia, El alma en ancho piélago De amor y de armonia Se aniega, y sublimada Al cielo, separada De su prision corpórea, Se eleva hácia el Señor.

Y en su celeste júbilo
Cabe á la suma alteza,
Feliz un punto, olvídase
De su mortal flaqueza;
Y unida al sumo coro,
Al són del arpa de oro,
Entona un dulce cántico
De interminable amor.

Mas la inspirada púpila
Del ángel que camina,
De la inflamada atmósfera
A la ciudad declina:
Y dentro al laberinto
Que encierra su recinto,
Busca la virgen cándida
De sin igual virtud.

Mírala en ruego estático
Postrada contra el suelo,
Y á la mansion seráfica
Dirige el raudo vuelo:
Nuncio felix y santo
Del fin de nuestro llanto;
Embajador benéfico
De par y de salud.

# III

Penetra en fin en la apartada estancia De Dios el mensagero, Desparciendo suavísima fragancia Dó quier su pié ligero.

Al trascendente olor, la virgen pura Alzó los castos ojos, Temiendo ver en la celdilla oscura Los divinos enojos.

Y vió un mancebo fúlgido que ante ella Inclinando la frente, En voz cual de amantísima querella, Mas sonora y potente:

« Yo te saludo, dijo, á Tr la llena De gracia y hermosura;
Contigo está el que vibra ó encadena
El rayo allá en la altura.

Tú sola eres la Santa y bendecida De todas las mugeres : Capaz de dar al hombre eterna vida, Tú sola, Vírgen, eres. »

Y María tembló, no comprendiendo Del ángel la voz grave; Mas él en su embajada prosiguiendo Con tono mas suave:

« No temas, que has hallado en la pre-De Dios gracia infinita; [sencia Sin perder el candor de tu inocencia Serás por él bendita.

Concebirás un hijo en tus entrañas; Jesus será su nombre: Y en tu tierra será y en las estrañas Salud eterna al hombre.

Grande será: de todos bendecido, Hijo de Dios llamado; Y será el trono de David, perdido, Por él recuperado.

Sobre la casa de Jacob, fecundo Su reino omnipotente, Cumplidas las edades de este mundo Durará eternamente.

María, empero de sorpresa llena, En su ignorancia pura, Al ángel preguntó con faz serena: «¿Mas cómo tal ventura Puedo alcanzar, ni el maternal anhelo, Si á Dios me he prometido; Y de virginidad só el puro velo, Varon no he conocido?»

Y el ángel respondió : « Desde el altura, Aquel, tres veces santo, Bajará sobre tí; su sombra pura Cual generoso manto

Te cubrirá; por esto al santo fruto, Vírgen, que en tí naciere, Pueblos y reyes le darán tributo, Y; ay del que no creyere!

Porque creas la nueva soberana Que así te ha sorprendido, Te diré que Isabel, tu prima anciana, Un hijo ha concebido.

Y aunque estéril la juzgan, del preñado Esta es la sesta luna : No hay imposible al Sumo, al increado Que amor y ciencia aduna. »

Entonces la doncella anonadada, Al nunciador divino Así le contestó, la faz bañada En rubor purpurino:

« Hé aquí sumisa del Señor la esclava; Hágase en mí su voluntad divina. » Y en aquel punto el ángel se elevaba Al cielo en una nube zafirina.

Y EL VERBO SE HIZO CARNE; de este mundo A habitar en la cárcel maldecida, Y á rescatar al hombre del profundo, Muriendo para darle eterna vida.

Cumplido ya el misterio incomparable De la generacion maravillosa De un Dios, en vil materia deleznable, Si bien hecha por él, noble y gloriosa:

Solo el hombre en su ciencia envanecido No sospechó que estaba tan cercano El instante felisty apetecido Del complemento del linage humano.

Del invierno era el fin (1), la primavera, Derramando raudales de verdura,

(i) Segun varios autores venerables, se cumplió el misterio de la encarnacion un viernes por la tarde, dia 25 de marso.

Al monte, al llano, al bosque y la pradera Revistió con su espléndida hermosura.

Lució del sol mas puro el vivo rayo, Y en la flor columpiándose indecisa, Fragante don del prematuro mayo, Con voz mas dulce susurró la brisa.

Y de las aves el arpado coro Entonó mas armónicas canciones; Y enmudeció del infeliz el lloro Y callaron los turbios aquilones;

Mansa mugió la mar, en la ribera Sumisa recostándose adormida; Del bajo mundo á la encumbrada esfera Todo tuvo otro sér y nueva vida.

Y al caér de la tarde, los pastores Los rebaños trayendo á las majadas, Y al volver á su hogar los labradores, Sus rústicas tareas acabadas;

Acaso en las orillas deleitosas Confusos se paraban de los rios, Escuchando armonías misteriosas Que de prados y montes y plantíos,

En la region del aire se elevaban Y sobre ellos un punto se cernian; Y de aquellos prodigios se admiraban Y á sus gentes tal vez los referian.

En tanto que Maria en el estrecho Límite de su estancia, meditaba, Y de santa inquietud turbado el pecho A obedecer á Dios se preparaba.

LIBRO SESTO.

LA VISITACION.

I

Era aquella estacion de encanto llena, La estacion que los campos engalana, La que dá á cada tallo su capullo Y á cada seco tronco su guirnalda;

Y al arroyo su marco de verdura Y murmurio mas plácido á sus aguas, Y al dia mas fulgentes resplandores Y á la noche mas sombras y mas calma;

Era en fin la risueña primavera, Estacion del amor afortunada, En que naturaleza se reviste De mayor juventud, vigor y gala,

Cuando dejando á Nazaret Maria, Caminó de Judea á las montañas, Y á la ciudad de Ain, dó el sacerdote Zacarías, su deudo, se encontraba.

Era feliz esposo el Aaronita De la casta isabel, aquella anciana, Que, segun el celeste paraninfo, En su estrema vejez fecundizada

Por el soplo divino, un gran profeta Alimentaba entonce en sus entrañas; Y anhelaba María de aquel triunfo Testigo ser de tan ilustres canas.

Circundada de amigos y parientes Salió de Nazaret una mañana, Dejando allí á José, que por entonces No pudo á su pesar acompañarla.

Penosas y no exentas de peligro De Nazaret á Aïn cinco jornadas Hubo de hacer María, espuesta siempre A fatigas y riesgos en su marcha;

Que está aquella region por mil torrentes Cortada y asperísimas montañas Y arenosos desiertos, propio asilo De hombres perversos ó de fieras bravas.

A cada paso las angostas sendas Que en posteriores tiempos la romana Industria reparó, se interrumpian Por barrancos ó bruscas hondonadas:

Piedras resbaladizas al viajero Con caida mortal amenazaban, O desiguales surcos y hundimientos Que el camello trazara con su planta.

Al caér de la tarde, en un recinto Que con sus tiendas móviles formaban, Deteníase acaso entre temores Y angustias, la pequeña caravana,

Y una estera de juncos era el lecho, Y una sencilla tienda la morada, Dó pasaba la noche temerosa La Reina de los cielos soberana. Por fin llegó Miriam de su camino Al término feliz, y sin tardanza Se dirigió á la casa que el levita Con su esposa amadísima habitaba.

É Isabel, que por una de sus siervas De la ilustre visita fué informada, A su encuentro acudió, del puro gozo El rostro lleno que inundaba el alma.

Y la jóven entonces no queriendo Que ella fuera primera en saludarla, «; La paz del sumo Dios contigo sea! » La dijo con suavísima palabra.

Y luego, adelantándose, á su cuello Se quiso abalanzar; pero la anciana Súbito un paso atrás retrocediendo, Fijó en ella su límpida mirada.

A la espresion de afecto cariñoso Que su franca sonrisa revelaba Pocos momentos antes, un profundo Respeto sucedió: su frente ajada

Por el curso del tiempo, tersa y pura Se tornó: sus facciones transformadas Rayos resplandecientes despedian Que de luz el vestíbulo inundaban;

Y profético espíritu del cielo Sobre ella descendió, y arrebatada Pronunció, dirigiéndose á Manía, Con resonante voz estas palabras:

« ¡ Salve tú, bendecida Entre toda terrestre criatura! ¡ Salve, corriente pura, Al mortal escondida, De eterna redencion y eterna vida!

¡ Bendita tú, y el fruto De tu vientre purísimo, bendito! Al túrbido Cocito, El hombre en llanto y luto, Ya libre, no dará fatal tributo.

¿ De dónde la ventura, De que la madre de mi Dios, piadosa, A mí venga amorosa, Bajando de su altura, De esta su esclava á la mansion oscura?

Que al llegar á mi oido Su voz, en mis entrañas se ha agitado De gozo el hijo ansiado. ¡Feliz la que ha creido! ¡El misterio inmortal será cumplido! » Miriam entonces, plácida, serena, Aunque del Santo Espíritu agitada, Con voz suave de armonía llena Prorumpió en este cántico inspirada:

### H

« ¡Gloria, gloria al Señor!... La lengua mia Esclame enajenada; ¡En Dios que es su salud y su alegría El alma transportada!

Que sin ver de su esclava la bajeza Colmóla de bondades; Y admirarán su espléndida grandeza Del mundo las edades.

De corona inmortal ornó mi frente; ¡Cubrióme con su manto Aquel temido Sér omnipotente, El que es tres veces santo!

El que agita del mar y de los vientos La indómita pujanza; Y vuelve á los furiosos elementos La paz y la bonanza;

Cuya misericordia y cuyos dones
Sin límite se estienden,
Sobre una y diez y cien generaciones
De los que no le ofenden.

Desplegó el indomable poderío

Del brazo prepotente,

Y en medio aniquiló al mortal impio

De su furor demente.

Derrocó á los magnates poderosos

Del solio enaltecido;

Y á los sitios de honor, esplendorosos

Ensalzó al abatido.

Al pobre enriqueció, y á los hambrientos Colmó de sus favores; Tornándose desnudos, macilentos, Los ricos opresores.

De su misericordia ilimitada, Pompa hizo en su largueza; Y recobró Israel esclavizada Su brio y altiveza:

**L** 

Segun lo que á Abraham fué prometido Y á nuestros genitores, Y hasta que el fin del mundo haya venido Tendrán sus succeores. »

### III

Treinta soles paso la Vírgen pura
En la region Hetéa bendecida,
De Ain á pequeñisima distancia,
En la casta mansion de Zacarías:
Allí la nieta de David, dotada
Como él tambien de inteligencia altiva,
En su primer cantar nubló la gloria
Del gran progenitor de su familia:

Alli al caer de la apacible tarde Cuando empieza á alentar la fresca brisa Miraba acaso el estrellado cielo De vaporosas nubes intranquilas Cubierto, que á la vista semejaban Diáfanos velos sobre piedras finas; O del inmenso mar allá á lo lejos Las llanuras sin límites seguia, Ya, cuando sus corrientes agitadas Del aquilon á las tremendas iras, En montes de zafir hasta las nubes, Querer llegar osadas parecian; O ya cuando apacibles, levemente Rizadas por las auras vespertinas, Venian á dormirse en manso curso Sobre las blancas playas de la Siria.

¡Cuánto amor, cuántas gratas sensaciones, Hasta entonce á Miriam desconocidas, Anegaban su sér, aquellas horas De honda meditacion!... ¡ Con qué delicia De la madre comun, naturaleza, Contemplaba la pompa y armonia! Desde el inmenso universal conjunto, Que el mezquino mortal con pasmo admira, Soñando acaso en vanidoso sueño Que sus leyes incógnitas descifra; Y amontonando luego en laborioso Estudio, los sistemas que combina, Cuando el secreto juzga adivinado, En el punto se ve de su partida: Y una vez y otra vez á soñar vuelve, Y mas y mas se ofusca y estravia La orgullosa razon de que se jacta, Que ante un grano de arena se aniquila; Hasta las mas pequeñas perfecciones, Hasta las mas debilitadas tintas. Que la mano suprema sabia puso Del prado en las postreras florecillas. Ella amaba los bosques y los campos, Las aguas de las fuentes cristalinas, Las doradas espigas del otoño Y de mayo las flores bendecidas. Ella, mística flor, en los cantares Del sabio rey llamada; entre las hijas

MARIA.

De los hombres, al lirio comparada, Que crece del sarsal en las espinas, Ella que al mundo fué, cual la paloma Que al arca de Noé llevó la oliva, Señal de salvacion en el naufragio, ¡En la muerte señal de eterna vida!

Vecino à la mansion del sacerdote Un estenso jardin cercado habia, Dó en rica pompa ulanos se ostentaban, Y en fragancia y verdura competian, Los árboles y plantas mas hermosas Que produce en su seno Palestina. Su brillante diadema de esmeralda Sobre todas las otras altecida Soberbia erguia la feraz palmera, Del dulce fruto ornada, que es delicia Del hombre; alli el naranjo perfumado De su flor inmortal, se estremecia, Cubriendo el suelo de menudas hojas De azahar, á la nieve parecidas. Alli el rojo granado, el sicomoro De esbeito talle, la copuda encina, El tamarindo, el abedul reacio, l'el cedro, rey de la floresta umbria; Y el plátano flexible, cuya copa De verde claro al céliro mecida, Tan tersa luce al sol y abrillantada, Que á las sedas de Persia diera envidia: Y en fin la pompa y gala y donosura Estaba alli completa y reunida, Con que dotó feraz naturaleza Las fértiles lianuras de la Siria. En medio, de una fuente saltadora Brotaba la corriente clara y viva, Que desde entonce entre los hombres lieva El dulcísimo nombre de Maria. Y alli, de a**lgunos sa**uces á la sombra, Ambas sentadas, las felices primas, Pasar solian las serenas tardes En plática sabrosa entretenidas.

: Cuán grave y sazonada y religiosa Aquella dulce plática seria i Santas las dos, las dos en sexo iguales, Mas en fortuna y en edad distintas: Cual la muger primera, de este mundo Al nacer á la luz, jóven, sencilla, ignorante del mai, era la una, Al trono mas esplendido elegida. La otra muger, en años avanzada, Alta en virtud y en esperiencia rica, Estimaba en su precio verdadero Los bienes y los males de la vida. Ambas desde el principio destinadas A suertes portentosas é inauditas, La una en su seno, estéril tantos años, Del profeta mayor estaba en cinta;

Miriam, cándido lirio de los valles, Reina de los cantares escogida, Dentro de sí llevaba el gérmen puro Del sumo sér, del Salvador Mesías.

En las plácidas noches del verano. Cuando sobre la tierra que dormita Y la tranquila mar, la bianca luna Sus dulces rayos amorosa vibra; Por bajo de una higuera agigantada O de un parral só la enramada umbría, Con sencilles serviase el banquete De aquella ilustre, patriarcal familia: El tierno corderillo, alimentado Con la yerba aromática que crian Aquellos altos montes; frescos peces Cogidos de Sidon en las orillas, Y miel silvestre, acaso disputada Al tronco secular de alguna encina; Y en cestas de anchas hojas de palmera Graciosa y diestramente entretejidas, De Jericó los dátiles sabrosos Que á la mesa del César se servian. Junto con los alfónsigos de Alepo, Los durasnos de Armenia, las sandias De Egipto, y otras frutas dellcadas, En rica profusion se repartian. Y el balsámico vino que producen De la fértil Engaddi las colinas, En ánforas de piedra conservado Del sumo sacerdote Zacarías; En vasos de riquisimas labores, U en copas de topacio y amatistas, En torno á los alegres convidados, Escanciaban los siervos á porfia. Circundada de tal magnificencia, Parca empero Miriam, cual la avecilla Que en medio á los racimos del otoño Hace de un solo grano su comida, De biancos lacticinios y de frutas Se alimentaba, y por final bebia Una taza pequeña de agua pura En su querida fuente recogida.

Al fin de los tres meses, fué llegado
Para Isabel el venturoso dia
De dar á luz al precursor profeta,
Fragante flor de su vejez marchita.
Mas apenas del riesgo libertada,
Cuando aprestos espléndidos se hacian
A celebrar con la debida pompa
El feliz nacimiento del Bautista;
De aquel mundano, atronador tumulto,
Cual paloma asustada huyó Maria,
Y dejando los montes de Judea,
De Nazaret la senda conocida
Tomó, despues que en su dorada cuna
Bendijo y abrasó al moderno Elías.

# LIBRO SÉPTIMO.

#### LA VIRGEN MADRE.

I

De vuelta á Nazaret, la humilde vida
Volvió á emprender Miriam acostumbrada,
Que pudiera olvidar envanecida
Viéndose á tantas glorias ensalzada:
Al querer de su esposo sometida,
Dulce, activa, prudente, recatada,
La oracion, el trabajo y la lectura
Toda ocupaban su existencia pura.

Empero, mas visibles y patentes
Se hacian de su estado las señales,
Y amarguísimas dudas y dolientes
Recelos, las entrañas paternales
De José desgarraban vehementes;
Que aunque ageno de amores terrenales
Su corazon, inmenso en él ardia
Místico y puro amor por su Maria.

Y no ya los rencores que atormentan Los estrechos humanos corazones; Ni las turbias borrascas que alimentan En el mortal volcánicas pasiones, Que justicia y honor le representan De un ciego pundonor las sugestiones; Ni el vástago de estirpes soberanas Lloraba aquel ultraje de sus canas:

No; lloraba con llanto inconsolable, Del ángel puro la mortal caida; Lloraba con dolor imponderable Su ya perdido amor, su fé perdida; La dulce paz, el júbilo inefable, Los blandos goces de su santa vida, Perdidos para siempre, lamentaba Y lágrimas amargas derramaba.

Negábase á creer no pocas veces
La vista de sus ojos persuadidos,
Y testimonios de comprados jueces
Juzgaba el acusar de sus sentidos:
Y el cáliz del dolor hasta las heces
Apurando, con ayes doloridos,
Preguntábase á sí, si las señales
Que via no eran sombras infernales.

Mas un dia llegó, que ya imposible La duda fué: los propios habitantes De Nazaret, del casto é invisible Lazo que habia entre ellos, ignorantes; Un agudo puñal en el sensible Corazon, con sus plácidos semblantes Y parabienes mil que le ofrecieron, En su ignorancia crudos sumergieron.

¿Qué partido quedaba al buen esposo En situacion tan triste y tan horrenda? Segun la ley judáica, al ominoso Crimen, la muerte solo daba enmienda; Y de baldon cubriase afrentoso El varon israelita que en su tienda En su hogar, y en su honrosa compañía, A una muger adúltera sufria.

¿Cómo al través del tenebroso muro Formado del revuelto torbellino Del duelo amargo y del dudar oscuro, Hallar de salvacion algun camino? En medio al laberinto, un rayo puro José imploraba del fulgor divino; Mas sordo el cielo á su gimiente ruego Negábale la luz al santo ciego.

En tanto, desde el trono refulgente
En millares de soles apoyado,
Que fundó para si el Omnipotente,
Y está á los mismos ángeles velado;
Dirige una mirada complaciente
Sobre el esposo triste, el increado;
Y aunque su hóndo gemir piadoso escucha
Le deja solo en la tremenda lucha.

Y el coro de sus ángeles queridos,
Fijos los ojos en el noble anciano,
Esperan de temor estremecidos
El fin de aquel combate sobrehumano:
Y al ver tanto valor, enternecidos,
Vueltos á su temido soberano
Del que lucha en favor, sumisos oran
Y en una voz su omnipotencia imploran.

José de su Señor abandonado
En la noche sin fin, caliginosa,
A su propio vigor; mas sustentado
Por su alma sublime y valerosa;
De una idea feliz iluminado,
Tomó resolucion tan generosa,
Que si hubiera pasion sobre las nubes
Envidiáranla acaso los querubes.

Condenar era justo á la culpable,
Repudiándola, al lianto y abandono,
Mas era su suplicio inevitable
De sus propios parientes al encono:
Quiso pues, en su amor incomparable,
No solo perdonaria; el noble trono
Darla tambien que nunca niega el mundo
A la virtud y al padecer profundo.

Y aceptando sumiso de antemano
El desprecio y baldon inmerecido
Aún de sus propios deudos, el anciano
Se preparó á la fuga decidido:
Turbia la vista, trémula la mano,
Trabaja aún en el taller querido,
Testigo, ¡ ay triste! de pasadas glorias,
Hoy fuente de amarguísimas memorias.

Muy luego en las regiones apartadas Donde le lleva su infeliz destino, Por sendas peligrosas é ignoradas, irá vagando el pobre peregrino: Leyes, usos, costumbres ignoradas, ¿A quién preguntará por su camino? ¿Acaso algun hogar serále abierto Del mundo en el vastísimo desierto?

Y aun cuando encuentre un techo hospitala-Un seno amigo, en estrangero suelo; [rio, ¿Quién habrá que al mendigo solitario De su perdido amor le dé consuelo? ¿Quién abrirá el asilo funerario Dó presto le ha de hundir su desconsuelo? ¿Quién rogará con llanto de sus ojos La tierra en que descansen sus despojos?

Las auras de la patria tan queridas, Sus selvas de azahar embalsamadas, Sus auroras de fuegos encendidas, Sus noches tan serenas y calladas: Las aguas de sus fuentes bendecidas, Sus nubes blanquecinas y azuladas, Los parientes amados, los amigos Que del perdido bien fueron testigos:

Y el techo desigual que levantaron En mas felices dias sus mayores, Las modestas estancias que habitaron, Recuerdo perenal de sus dolores; Y aquellos toscos muebles que labraron Testigos de su dicha y sus amores, ¡Todo en fin, lo que caro es en la vida, Abandona en su amarga despedida!

Mas una noche que en el triste lecho En inquieto dormir desahogaba Con hondos ayes el dolor del pecho, Parecióle mirar que iluminaba Una luz celestial el cuarto estrecho, Y un ángel del Señor la derramaba, El cual con voz suavísima, argentina, Mas que el rumor del aura vespertina:

«Hijo del gran David, no acongojado Estés, ni en tales dudas sumergido; El niño que tus penas ha causado, En el seno purísimo nacido De Miriam, del Señor es hijo amado, Y por él será el mundo redimido; Y aunque tiene en el cielo eternos nombres, Jesus será llamado entre los hombres.»

Dijo y despareció. — Del blando sueño Recordando José la gran dulzura, El rostro antes tristísimo, risueño Se alzó al amanecer del alba pura: Y solícito, amante y halagüeño, Creyendo apenas la inmortal ventura, Con voz llena de encanto y alegría Como á su reina saludó á Maria.

### II

Como acaso al volver al patrio suelo, Dó al través de los mares se encamina, Sobre un altivo escollo el raudo vuelo Detiene la viajera golondrina: Y en el nido fugaz, vecino al cielo, De donde la estension del mar domina, Agena al rebramar del viento airado, En el antiguo piensa, nido amado:

Así Miriam ignara del tremendo
Rugir de las borrascas de la vida,
Pura y sin mancha en medio al torpe esDe la mundana gente corrompida, [truendo
Notar no pudo aquel martirio horrendo
Que, al juzgarla el patriarca envilecida,
Rasgó su corazon tan noble y fuerte
Con mas crudo dolor que el de la muerte.

Ella siente su alma enajenada
En puras é inefables alegrías;
Dia y noche, confusa y agitada,
Escucha misteriosas armonías
Que entonan en redor de su morada
En coro las celestes jerarquías,
Mientras callan los vientos bramadores
Y el céfiro se aduerme entre las flores.

¿Cómo esplicar en lenguas terrenales
De senso oscuro y áspero sonido,
La suma de rubores virginales
Y de gozo y amor enardecido,
Que cuando en sus entrañas maternales
El Verbo del Señor, se ha extremecido,
Sienten su corazon y su alma pura
Llenos de aquella insólita ternura?

¡ Amor de madre! amor acá en la tierra Imágen pura del amor divino; Sentimiento clarísimo que encierra Cuanto hermoso del cielo al mundo vino: Iris de pas en la continua guerra De las pasiones que nos dió el destino, Bálsamo celestial, goso del alma, Puerto seguro de apacible calma!

Divina emanacion de un Dios piadoso, Consuelo en los dolores inefable, Amor constante, fino, generoso, Indulgente, benigno, inalterable: Don del Omnipotente el mas precioso, Pródigo de perdon para el culpable, Copiosisima fuente clara y pura, De júbilo perenne y de ventura!

Que cuando de este amor la viva llama, De la pobre mortal naturaleza El lodo vil con su fulgor inflama, Depura y aquilata su impureza: Y en él torrentes de virtud derrama, Y el corazon levanta á tal alteza, Que entonces la muger, ángel del cielo Parece, desterrado en nuestro suelo.

d Qué madre vacilar puede un instante Dicha en sacrificar, fortuna y vida, Por ver felix y del dolor triunfante La dulce prenda de su amor querida? Qué riesgo á detener será bastante A quien la misma muerte no intimida? ¿ Qué dolor grande, ni llorar prolijo A la que con morir salva á su hijo?

Que si su llama ardiente y generosa
Basta sola á engendrar virtudes tales
Y abnegacion tan fina y valerosa
En los comunes pechos maternales:
¡Cuánto mas levantada y poderosa
Y fecunda en afectos celestiales,
Y abnegacion sublime, no seria
En el seno dichoso de Maria!

Ella que ama en su hijo al Dios que adora, Al esposo de que anda enamorada; Eterno amor que dentro á su alma mora Desque al vivir del mundo fué creada: Suavisimo recuerdo que atesora En la region mas noble y apartada Del tierno corazon, que Dios le diera, ¡Porque en su santo amor se consumiera!

Tierno boton que en el jardin ameno
Del aura acariciado fresca y pura,
De viva savia y de perfume lieno,
Llega á la perfeccion du su hermosura;
Y sin abrir al roedor veneno
De reptil ponzoñoso ó de aura impura
El caliz virginal de asul y oro,
De su aroma réal guarda el tesoro:

Tal el virgineo pecho de Maria,
De manchas libre ó corporal flaquesa,
Puro como la lus del rey del dia
Intacta conservaba su enteresa;
Y el amor maternal que en él ardia,
Mayor intensidad, mas fortalesa
Tuvo y debió tener, que los amores
Propios de esta mansion de los dolores.

Vírgen de toda culpa inmaculada, Criatura de Dios mismo elegida, Sobre el mortal caduco sublimada Sobre el eterno coro enaltecida; Hizola Dios su esposa muy amada, Y entre él y nuestra raza maldecida Ella fué la divina mediadora, Del pecado primer reparadora.

La sola entre las hijas de este mundo Que nació sin la mancha del pecado; La sola cuyo vientre fué fecundo Sin ser en su pureza amancillado: Misterio santo, altísimo, profundo, No entendido y empero venerado Por el audaz mortal que impío niega Cuanto no alcanza á ver su vista ciega.

Así al través del vaso cristalino
Nos llega á iluminar la lumbre pura;
Así del sol el rayo diamantino,
Sin romper de las aguas la tersura,
Penetra en deslumbrante torbellino
Tal vez al fondo de la mar oscura,
Semejando en sus olas rebramantes
Del iris los espléndidos cambiantes.

Virgen y madre á un tiempo: — Perfumado Capullo y á la vez fragante rosa; El bien aún de nosotros alejado, Y de aquel bien la posesion dichosa: La esperanza á la vez y lo esperado; La anhelante inquietud, la paz sabrosa, Tal el misterio fué que dió secundo Fruto de vida y libertad al mundo.

#### BELEN.

### III

Adónde envanecido Me arrastras, ardoroso pensamiento? ¿Dó vuelas, atrevido, Con raudo movimiento, Ambas las alas desplegando al viento? ¿Cómo á escalar te atreves Esa region de tan suprema altura? ¿Cómo en alas tan leves Alcanzar la ventura De contemplar de Dios la lumbre pura?

Gusanillo ambicioso, Pel sol en mariposa convertido, Que al cielo esplendoroso Remontas decidido, En tan frágiles alas sostenido:

¿Dó irás que no te canse En breve la asperísima subida? ¿Dó será que descanse Tu fuerza enflaquecida En lucha á tu vigor tan desmedida?

¿Podrán, sin quedar ciegos, Esos tus ojos débiles, mortales, Que á los solares fuegos Se anublan, los raudales Contemplar de las lumbres inmortales?

Frágil vaso de arcilla Al choque mas ligero quebrantado, En cuya mente brilla Un destello emanado Del soberano rey de lo creado;

¡Qué es el mortal en suma Mezcla de lodo y de fulgor divino? ¡Bomba fugaz de espuma, Que en su raudo camino Hizo y borró en el mar el torbellino!

Y empero, desbocado, Mas allá de su sér ansioso mira... ¿Es su esplendor pasado Perdido, el que suspira, O á mas glorioso porvenir aspira?

liay un voraz deseo, Que su mezquino sér constante agita; Un túrbido mareo, Que sin cesar le incita Y en vórtice sin fin lo precipita.

Y tú, mortal poeta, De flaca voz y genio limitado; ¿Podrás á la alta meta Llegar afortunado, A tan humildes cantos avezado?

En la tiniebla oscura, Funesto don de la ignorancia humana, ¿Aspira tu locura A ver la soberana Luz, que del trono del Señor emana?

Mas no; que reverente El vate contra el poivo prosternando La antes altiva frente, No orgulloso cantando, ¡Las glorias del Señor irá adorando!

Y de la fé del cielo En las fulgentes alas sostenido, ¡Acaso en raudo vuelo Remonte enardecido Dó el sumo resplandor vive escondido!

### IV

Las águilas impías
Dominaban señoras, del romano,
Sobre naciones cultas y bravías:
El galo y el hispano,
El picto y el indómito germano;

Y el sármata invencible, En su árido desierto, y el numida Con su corcel terrible, Y el chino, cuya vida De la lid pasa lejos, homicida;

Y el elocuente griego, Y el persa en los tejidos afamado; Y el abisinio ciego, Y el copto lluminado En ciencias tenebrosas iniciado:

Y en fin, desde el Oriente, Cuna del Salvador afortunada, Hasta el rico Occidente; Vecina ó apartada, Pobre ó rica, desierta ó habitada:

Region no habia alguna Que no rindiese humilde vasallage De Roma á la fortuna; Ni viviente linage, Que no prestara al César homenage.

Así, al imperio bravo De Roma, se humillaba entero el mundo, ¡ Esclavo de un esclavo ! Que Roma, al yugo inmundo Del sensualismo en crímenes fecundo,

Inclinaba la frente De regiones vastísimas señora : — La reina prepotente A quien el mundo implora, ¡ Al brutal apetito esclava adora!

Y el mundo entero gime, Las antiguas virtudes olvidadas, Só el yugo que le oprime; Las leyes conculcadas, ¡ Las mas santas costumbres despreciadas!

Tributaria Judea,
El trono de David era ocupado
No de familia hebrea;
Un estrangero odiado
Era el rey, vil esclavo coronado.

Cumplido empero el cuento
Del mundo en las edades, de los dias
Que al fausto nacimiento
Del redentor Mesías,
Anunciaban las altas profecías:

El César Octaviano
Quiso contar la inmensa muchedumbre
Esclava del romano;
Y de su servidumbre
A aumentar la ominosa pesadumbre,

Ordenó que se hiciera
Un empadronamiento escrupuloso,
En el cual se inscribiera
Con el menesteroso,
El altivo magnate, poderoso.

Y sus gobernadores, Del edicto imperial desapiadado Fieles ejecutores, Al mundo esclavizado Obedecer hicieron lo mandado.

#### V

Fieles José y Maria á la costumbre Seguida en Israël desde remotas Edades, de inscribirse por familias Y tribus; la romana ley premiosa Apenas conocida, resolvieron Dirigirse á Belen sin mas demora. Era aquella ciudad patria felice De David; y José y su casta esposa, Descendientes de aquel, la contemplaban Su nativo país y cuna propia.

Del otoño era el fin.—Torrentes raudos Desde la cima de las altas rocas, Con horrible fragor hasta los valles Llevaban sus corrientes bramadoras: Silvaba el aquilon del norte frio
Al través de las ramas ya sin hojas
Del cedro y terebinto que en los llanos
Se burian de sus iras destructoras;
Y el cielo azul de viajadoras nubes
Cubierto, que los astros encapotan,
Que se acerca ya el tiempo al hombre anunDe la nieve voraz, devastadora. [cia

Una mañana nebulosa y fria Emprendieron la marcha fatigosa José y Miriam.—La jóven cabalgaba Sobre el manso animal, que á las matronas Pobres servia en dilatados viajes Por aquellas comarcas arenosas. A pie, de ella no lejos, caminaba, Vástago ilustre de prosapia heróica, Pensativo el esposo, meditando En las promesas del Señor gioriosas. A las cinco jornadas descubrieron, Ceñida de amenísima aureola De viñas y de olivos inmortales, La ciudad de los reyes. — Ricas tropas De jóvenes ginetes, que atrevidos Espolean las yeguas voladoras, Y mugeres ilustres, revestidas De sedas y de púrpuras costosas, Montados en camellos, atraviesan De Beien por la senda á todas horas; Y al pasar de los pobres peregrinos Al lado, una mirada desdeñosa Acaso les dirigen, ignorando Que va con ellos de Israel la gloria.

Fuera de la ciudad, noble se alzaba Edificio de fábrica orgullosa, Cuyas blancas paredes, de aquel marco De olivos y viñedos que corona Los collados vecinos y montañas, Al soi se destacaban. — Presurosa Dirigió la feliz cabalgadura A aquel punto José. Mas con zozobra Oyó que ya lugar ninguno habia Do descansara su afligida esposa. Entonce á la ciudad siguió el camino; Mas en vano sus calles tortuosas En busca recorrió de algun albergue: Todos los belenitas con faz torva A recibir negáronse al viajero De apariencia mezquina y sospechosa.

En tanto el denso velo ya estendia De nubes densas y apiñadas sombras Sobre el altivo monte y la llanura La noche del descanso protectora: Y José en su afliccion desesperando De encontrar un asilo, con llorosa Faz, resolvió salir á la campiña, Ya sumergida en las tinieblas hondas.

— A la parte del sur y no muy lejos
De la dura ciudad, caliginosa
Habia una caverna, caro asilo
Tal vez en las borrascas bramadoras
De pastores á un tiempo y de ganados.
Allí José y Miriam en fervorosa
Oracion, juntamente bendijeron
De Dios la omnipotencia previsora.

Y allí cuando rasgando el negro velo
Con que al mundo cubrió la niebla oscura,
Señala media noche á nuestro suelo
El astro luminoso en el altura;
Sin humano dolor, al rey del cielo
Encarnado en terrestre criatura,
Dió á la luz la esposa del Señor, Maria,
Llanto de amor llorando y alegría.

Las auras de la noche suspiraron,
Mansas las olas de la mar gimieron,
Sus fuegos los volcanes apagaron,
Los prados de sus flores se vistieron:
Las estrellas del cielo se agitaron
Y con mas viva luz resplandecieron;
Y en himnos mil de júbilo, triunfales,
Resonaron las arpas celestiales.....

## VI

Cerca del establo Hay un prado ameno Dó muchos pastores Junto á sus corderos Pasaban Ia noche Las iras temiendo De seroce tigre O chacal sangriento: Cuando de zozobras Están mas agenos, Hé aquí que de pronto Descienden al suelo De una luz divina Los puros reflejos; Y un jóven gallardo, De la luz en medio, A quien los zagales Ven de espanto lienos, Con voz mas süave Que el blando ceceo Es del hijo caro Al amor materno:

« No temais, les dijo, Que soy mensagero De paz y alegría Al vasto Universo. Hoy mismo ha nacido,

De Belen no lejos, Por decretos altos Quien del mundo es dueño: Y aunque, soberano De tronos é imperios, Da y quita á los hombres Coronas y cetros; No en sumos palacios Ni alcázares régios Le busqueis; de toscos Pañales cubierto ¡Sobre húmeda paja Yace el rey del cielo! Acudid, pastores: Zagales, id presto: Sed al gran Mesias En ver los primeros: No tardeis, dichosos Pastores hebreos, Y en vuestro camino, Mas raudos que el viento Llevadle tributos De amor y respeto: Mirad que es nacido El rey de los cielos! .

Y en medio á los aires Un sonoro estruendo De angélicas voces Contestó á lo lejos: « Gloria en las alturas Al Señor eterno, Y al hombre sencillo Y de honrado pecho Paz y bienandanza Del mundo en el suelo. » Y entre blancas nubes Subjendo á los cielos Mas y mas remotos Se fueron oyendo De aquellos cantares Los límpidos ecos. Cuando de la noche Las brisas gimieron Solas en el prado Y en el bosque ameno, Juntos los pastores Teniendo consejo, A Belen dichosa Pasar resolvieron, Sus pobres rebaños Dejando contentos Bajo la custodia Del Pastor supremo, Cuya sombra amiga Cubre á un mismo tiempo Al hombre orgulloso Y al humilde insecto.

Entonces tomaron Algunos modestos Presentes: nevados Corderillos tiernos; Entre verdes hojas Con cuidado envueltos Requesones blancos Y sabrosos quesos; Leche fresca y pura En cántaros nuevos; Pieles adobadas, Y en pajizos cestos Los aureos racimos Y frutos diversos Que son del otoño Preciado ornamento. Y alegres tomaron El limpio sendero Oue recto conduce De David al pueblo; Mas cuando vecinos Al establo fueron, Por secreto impulso Entráronse dentro: Allí en cuna humilde De juncos y helechos, El rostro cercado De fúlgido fuego, Al sumo Mesias Reclinado vieron. Miriam inclinada Cabe el pobre lecho Estasiada adora Al divino Verbo; Mientras el anciano De alli no muy lejos, Ante el tierno niño Con hondo respeto Su cabeza cana Inclina hasta el suelo. Y dos animales, Fieles compañeros Del sabio que huye Del mundano estruendo, Como, si capaces De luz, muy atentos Mirar parecian De Dios los misterios. i Tan pobre y humilde Si lëal cortejo Cercaba la cuna Del Rey de los cielos!

Apenas el grupo Los pastores vieron, Puestos de rodillas, Gozosos los pechos, Sus rústicos dones Al Cristo ofrecieron: Y un rayo de luna Pálido y sereno Ilumina el cuadro Con fulgor incierto.— ¡ Venturoso dia! : Triunfador momento! Al débil vagido Del párvulo tierno, Allá en los altares De sus ricos templos, Los dioses mentidos Del túrbido Erebo Con susto temblaron, De rabia gimieron, Viendo el fin cercano De su impuro reino; En tanto que el mundo De su dicha ageno Tranquilo descansa En brazos del sueño.

### VII

Los sencillos pastores
De Judá, por los ángeles llamados,
A ser de los humanos precursores,
En tributar al gran reciennacido
Homenages de amor, á sus hogares
Volvieron asombrados,
El prodigio contando, enaltecido,
En dulces y tiernísimos cantares.

Mas era ya venido
El tiempo en que á los hombres otros labios
De mas autoridad, noticia dieran
Del gran suceso en Betelen cumplido.
Los de sencillas almas han creido,
Ahora toca á los reyes y á los sabios.

Siguiendo de una estrella La marcha caprichosa Al través de la atmósfera azulada; De Seleucia la bella Capital de los partos afamada, Partió una caravana numerosa : Tres magos, sapientísimos varones, De su nacion orgullo y altiveza, De numerosos siervos escoltados, Cabalgando en camellos abrumados Só la alta pesadumbre De muchos, ricos y preciosos dones Destinados á aquel que en la pobreza Quiso nacer del mundo: se encaminan Del astro amigo á la esplendente lumbre A la feliz Belen: á diestra mano Dejan detrás de sí, como declinan

Del Eufrates undoso al seco llano, De destrozados mármoles cubierto, El campo solitario Dó en otro tiempo fuera Babilonia.

El viento del desierto
Rompe solo el silencio funerario
De aquella inmensa tumba,
Y su alentar que en ecos mil retumba
Con lúgubre ruido
En el campo de muerte despoblado,
Semeja á un hondo, fúnebre gemido,
¡De Dios mismo lanzado
Sobre los restos del poder pasado!

Delante de los régios caminantes,
Tal como la columna luminosa
Que á la playa arenosa
Del Rojo mar, guiara en otros dias
Las fugitivas turbas palpitantes
Del pueblo de Israel; en las sombrias
Noches, y cuando el sol en su carrera
De luz inunda la terrestre esfera;
La estrella conductora,
De la dicha del mundo anunciadora,
Como mortal viajero, caminando,
Ya recta, ya oblicuando
En el campo del cielo esplendoroso,
Vá en curso caprichoso
Su camino á los magos señalando.

Y cuando del reposo El hora del viajero apetecida Llega, la ciara estrella, suspendida Sobre las tiendas cándidas, parece Que en su lecho de nubes se adormece; Y la aurora venida, Dá otra vez la señal de la partida. Así pasando van por la llanura Tan rica de verdura De la opulenta Asiria y sus ciudades; La populosa Arbela, La altiva Cangamela, Dó del gran Macedon al fuerte brio Quedó deshecho el infeliz Dario; Y aquel funesto ejemplo á las edades, El campo dó fué Ninive altanera, Que en inflamada hoguera Del cielo en rojos mares desprendida, Castigo de sus torpes liviandades, Toda quedó en pavesas reducida, Del alto templo á la cabaña oscura.

Y siguiendo en la altura
De la estrella la marcha infatigable,
Pisaron la comarca bendecida
De la Mesopotomia : deleitable
Region, entre los cauces comprendida
Del Eufrates y el Tigris caudalosos;

Y luego en los senderos arenosos, A la lumbre del astro que camina, Entraron de la seca Palestina.

Por fin á la mitad de un claro dia Cuando el sol mas fulgente relucia, Las elevadas torres divisaron De una grande ciudad, cuyas agudas Veletas, en los aires descollaban Sobre las cimas áridas, desnudas, De las montañas mil que la cercaban Y los pechos henchidos de alegría, «¡Jerusalem! ¡Jerusalem!» gritaron, Y á la Sion terrestre saludaron.

Mas de la sed ardiente Fatigados, llegaron con premura A apagaria en la linfa transparente De una cisterna oculta en la verdura Que á la orilla del árido camino Les deparó el destino. Desalterados ya, la amiga estrella Volviéronse á mirar; mas los cuitados Ni el astro luminoso, ni su huella Pudieron descubrir; desorientados A la santa Salem se dirigieron : « Esta es, sin duda, la ciudad, dijeron, Cuna feliz del jóven rey Mesias Que anuncian las antiguas profecías: ¿A qué dudar? — Por la primera puerta Que entremos en Salem, las colgaduras Preciadas, las esencias olorosas, Los ramos de palmera entretejidos, Los alegres sónidos De las arpas hebreas; las ruidosas Danzas, y los triunfales alaridos, Bastante nos dirán, sin duda alguna, Dónde del niño rey yace la cuna. »

Mas al entrar por la ferrada puerta,
De la ciudad famosa,
Melancólica, mustia y silenciosa,
Cual si de hombres haliárase desierta,
La vieron con espanto. Una espaciosa
Calle tomaron, en la cual se vian
De distancia en distancia algunos hombres
Que el estrangero séquito miraban,
Y entre sí recatados departian
O en torno de los sabios se apiñaban.

Entre tanto los magos preguntaban
Por el rey inmortal reciennacido;
Pero los salemitas se admiraban:
« ¿En dónde habeis oldo
Esa nueva feliz? » les respondian,
Y con aire de duda sonreian.
« El que reina en Judá no es el Ungido
Del Señor, ni del pueblo el escogido:

Es un vil estrangero, Quien, del trono á los bárbaros comprado, No tiene por fortuna un heredero. »

Los sablos con semblantes consternados Siguieron por la calle populosa Dó en mas felices dias descollaba Con planta majestuosa De David el palacio celebrado. De la fábrica antigua, esplendorosa, En el recinto ahora destrozado, Levantaron sus tiendas los viajeros Entre espinosas zarzas y entre flores.

Mas acaso oficiosos servidores
Del rey, fueron ligeros
A contarle de aquellos estrangeros
La venida y sus causas. — Mil temores
Asaltaron entonces al tirano.
« ¿ Acaso un sueño vano
Podrá ser de los sabios soñadores?
¿ O el verdadero Schilo, en otros dias
Por el mismo Jacob vaticinado? »
Entonces de la ley á los doctores
Convocó á su palacio sin tardanza.
« ¿ En dónde ha de nacer el rey Mestas? »
Les preguntó entre el miedo y la esperanza:
Mas ellos no dudaron,
Y, « en Belen de Judá » le contestaron.

Herodes, al oirlos, en el pecho Su temor encerrando y su despecho, A los sabios de Iran llamó en seguida; Y como la serpiente, que escondida Entre las flores del ameno prado, Acaso deja ver el tachonado Cuerpo, mas nunca el arma bipartida Que causa al hombre la mortal herida; Con benévola faz, disimulando Su malvada intencion, va preguntando Cuanto ansia saber, y satisfecha Ya su sangrienta saña: « Id en buen hora, » Les dijo á los que libres de sospecha Le escuchan : « á ese niño á quien ya adora Mi pecho, buscareis con gran cuidado; Y así que su mansion hayais hallado. Me avisareis, á fin que el homenage Le lleve de mi humilde vasallage. •

Y los magos partieron, Y presurosos de Sion salieron Por la segura puerta De Damasco llamada. — En el altura Vieron resplandecer con lumbre pura, La estrella de sus pasos conductora.

La marcha antes incierta Siguieron por el áspera llanura De regocijo lienos;
Mas cuando mas agenes
De alguna variacion, van caminando
Del rey profeta á la ciudad; cambiando
De direccion la estrella en su camino,
Sobre un establo rústico vecino
Entre las blancas nubes descendiendo,
De pronto se detuvo. El portentoso
Prodigio los viajeros comprendiendo,
Con ademan humilde y respetuoso
De sus cabalgaduras desmontaron
Y en el oscuro asilo penetraron.

Y el calzado en sus plantas sostenido Con riquísimas cintas, desataron, Y el polvo del umbral enaltecido A las añosas frentes elevaron. Y al ver al celestial reciennacido, Postrados contra el suelo, le adoraron; Primero en gracia si en amor segundo, Tributo que al Mesías diera el mundo.

Y los cofres abriendo esplendorosos
De preciadas maderas construidos,
Sacaron los perfumes olorosos
En los campos del Yemen recogidos,
Y oro puro: presentes misteriosos,
Tesoros y perfumes ofrecidos;
El oro al rey, la mirra al sér humano
Y el incienso al Eterno soberano.

Y aquesta fué la postrimer escena
De mundano esplendor que vió Maria,
Cuya primera edad pasó serena
Del templo entre la mística armonía:
La otra de pasmos y prodigios llena,
Un porvenir le anuncia de agonía,
De tales penas y de angustias tales
Que ni decirlas pueden los mortales.

Entre tanto los magos á su tierra Queriéndose volver, se encaminarou Hácia Sion por la elevada sierra; Mas apenas sus torres divisaron El paso un ángel del Señor les cierra, Y advertidos por él, atrás tornaron, Para evitar de Herodes implacable El enojo para ellos formidable.

Del Muerto mar los hálitos huyeron Segun la indicacion del sér divino, Y á otro confin sus pasos dirigieron De mas seguro y plácido camino: Y en su rápida fuga prosiguieron A la lumbre del sol y al vespertino Resplandor, que, curando su fortuna, Blanda les vibra la argentada luna.

# LIBRO OCTAVO.

### LA PURIFICACION.

I

Subjendo va con trabajo Por una elevada sierra Reducida caravana De dos personas compuesta: Mas no son dos; que si osado Las orlas el aire eleva Del cumplido manto oscuro Que reviste á la una de ellas: Tal como acaso la luna En noche clara y serena Entre blancas nubecillas Asoma la faz risueña: Así entre cándidas tocas Que á los rayos reverberan Del sol, de un hermoso niño Se ve la rubia cabeza. Muger es la que en sus brazos El hermoso niño lleva, Muger y madre sin duda; Que solo así la terneza Tener pudiera y cuidado Con que á su seno lo estrecha. Muger es, y de la vida Parece llegar apenas Al florido umbral, dichoso, De la humana adolescencia. Muger es, y tan hermosa Es la faz que Dios la diera Que mas que muger humana Parece divina esencia: Y nunca, ni cuando Fidias Halló en la famosa Grecia Vivientes originales A sus estatuas eternas; Ni cuando allá al primer hombre En las dichosas riberas Del perdido Eden, llegara Nuestra madre comun, Eva; Jamás á mortales ojos Ofreció naturaleza Ni un levisimo trasunto, Ni la mas remota idea, De tan celeste hermosuru En sus obras mas perfectas.

Varon es el que delante Va por la escabrosa senda, Y ya toca de la vida
A la estacion postrimera.
Vejez lozana es la suyz,
Pues aunque vivas platean
Del sol á los puros rayos
La barba y la cabellera;
En su marcha y apostura
Se ve que intactos conserva
El vigor y la energía
Que en su verde edad tuviera.

José y Miriam, los esposos, De elevada estirpe régia, Son los que á pié caminando Van á Sion la altanera. Allá van, de sus mayores Para prestar obediencia A las leyes que ordenaban A las mugeres hebreas Purificarse en el templo Despues de dias cuarenta Del parto, y dar en rescate Una cantidad pequeña, Por la cual libre quedaba Su generacion primera. Que, si bien libre de mancha, La esposa de Dios escelsa Ouiso á la ley sujetarse De Moisés el gran profeta, Confundiendo entre la turba De las hembras de su tierra La sempiterna corona Con que Dios la enalteciera.

II

Apenas los dos esposos Entraron de gozo henchidos Del Salomónico templo En el sagrado recinto, Contra su seno estrechando La madre al eterno niño, Y José las dos palemas Llevando del sacrificio, Y los siclos del rescate Por la sacra ley pedidos: Simeon, un santo anciano, Del espíritu impelido De Dios, entró presuroso Del tempio en el peristilo. Y al mirar el régio aspecto De los santos peregrinos, Entre los toscos pañales Del pueblo, al divino Cristo Reconoció; y del regazo Materno tomando al niño, De lágrimas amorosas

Los ojos humedecidos, Esclamó con voz cortada Por sus ardientes suspiros :

«; Ahora, Señor Dios, venga la muerte, El anciano la aguarda sin temor, Porque sus ojos vieron al que es fuerte, Al Cristo Salvador!

¡ Al que verá la humana muchedumbre Sentado só el espléndido dosel, A ser del universo eterna lumbre Y gloria de Israel!

¡El que será á millares de millares Salud y libertad y salvacion; Y á los que no veneren sus altares Eterna perdicion!

¡Objeto santo de perenne culto Será para los puros corazones; Mas de saña feroz y fiero insulto Y afrentas y baldones,

Al perverso será, que del pecado Se complace, entre el fétido albañal! Y de dolor intenso traspasado, El seno maternal será rasgado Como de un agudísimo puñal.

> Y despues de un breve espacio De silencio entristecido, A los dos santos esposos Con grave ademan bendijo; Y haciéndoles un saludo Se retiró pensativo.

Mas en aquel mismo instante Entró en el sacro recinto Una profética viuda Que en ayunos y silicios En el templo dia y noche Servia al Sér infinito.

Y al ver de Miriam en brasos El sumo reciennacido, Con llanto de amor gozoso Y en apasionados gritos, Cantó alabanzas y glorias De Jehováh y de su hijo.

Y así por altos fines, Belen con sus pastores; De bárbaros confines Los magos y doctores; Los jóvenes y ancianos, Los fieles y paganos Cantan con alto júbilo Las glorias del Señor.

Y al dar la feliz hora
Del despertar del mundo,
Donde el Eterno mora
Oyese un ; ay! profundo
De sin igual contento,
¡ Suavísimo concento,
Que entonan los arcángeles
Al hijo Salvador!...

# III

Del patio postrimer vedado estaba Traspasar á las hembras los umbrales, Y triste alli por tanto se detuvo Del gran rescatador la tierna madre. El patriarca, de gozo estremecido, En sus brazos tomando al rubio infante, A la sala se entró donde ofrecian El nacido primero á Dios los padres. Mas dentro del santuario preferido Faltaron profecias y señales Y ojos ningunos vieron el aurora De aquel sol de justicia fecundante; Que sumidos del vicio en la ceguera Los ministros del templo principales, Dejaban privaciones y virtudes A los simples levitas; y arrogantes De las humanas y divinas leyes Relan, y en feroz libertinage No como sacerdotes del Eterno Vivian, mas cual pérfidos magnates, Príncipes opresores de los pueblos, Pontifices del oro y las maidades.

Un sacrificador desconocido Recibió de las manos paternales De José lo prescrito por las leyes, Los argentados siclos y las aves, Sin dirigir ni una mirada sola Al rey de las mansiones celestiales.

Así ante los soberbios Aaronitas
Pasó ignorado el vencedor instante
En que un mas digno y generoso culto
Venia á reemplazar, de las edades
Anteriores del mundo las creencias,
Con doctrinas mas puras y durables:
Instante en que al antiguo testamento
Que en la cumbre del Sinai á la errante
Multitud de Israel dió el Infinito,
Sucedia una ley mas saludable;
La buena nueva al mundo, el evangelio,
Que el mismo Dios traia á los mortales:
Divina ley, como su autor perfecta,

Pura como El, ¡ eterna é immutable!
Y ni en los de Sion espesos muros,
Ni en sus soberbias, populosas calles,
Ni en las altivas torres de su templo
Adornadas de almenas y baluartes;
Ninguna voz se alzó que en són de triunfo
Ruidosa al niño rey diera homenage.
Y al través de la ciega muchedumbre,
Muda en su orgullo, en su ignorancia grave,
¡ Enumeraba ya el divino Cristo
Aquellos furibundos criminales
Que iban en breve en gritos sediciosos
A clamar parricidas por su sangre!

José y Miriam en tanto, ya cumplido De la ley el precepto inevitable, A Nazaret sus pasos dirigieron Volver á ver ansiando sus hogares.

# LIBRO NOVENO.

### LA HUIDA A EGIPTO.

I

Feliz el hombre cuya vida pasa
Duice y serena en el solar nativo;
Feliz aquel mortal que no traspasa
El limite estrangero siempre esquivo:
¡Feliz aquel que en la paterna casa
Al frio invierno y al calor estivo,
Respira el aura que meció su cuna
Hasta el fin de su vida y su fortuna!

Que no le asustan de contraria suerte
Los fieros y rudísimos rigores,
Cuando á su embate opone un alma fuerte
Que defienden los célicos amores
De patria y de familia : ¡ y ni la muerte
Con su tren de fatídicos terrores,
El corazon espanta enflaquecido
Del que muere feliz donde ha nacido!

Si yace en la horfandad, ¡con qué ternura Le socorren sus deudos y allegados! Si del dolor lo cerca la amargura, ¡Cuán tiernos y solícitos cuidados! Y en la mayor miseria y desventura, ¡Qué dolores no fueran consolados En pecho de hombre ó coraxon de niño Con el consejo sabio y el cariño? Y si llega, por fin, inexorable
El hora del morir, ¡ con qué consuelo
Al espirar el plazo inevitable
Se despide el mortal del patrio suelo!
Deja la humana vida deleznable
Por la vida inmortal, hija del cielo,
Y llanto amigo de dolor retumba
En los callados ecos de su tumba!

Allí incesante el amoroso ruego
Le alcanzará el perdon de sus errores;
Y allí á despecho del solsticio fuego,
Y del torvo aquilon, devastadores
Del monte y la llanura, al dulce riego
Del llanto del amor, ¡cándidas flores
Brotarán y aromosas yerbecillas
Dó á posarse vendrán las avecillas!

¡Cuán diferente ¡ay Dios! del desterrado Es el duro, tristísimo destino! De su dolor tan solo acompañado Por el ignoto y áspero camino, En el felice tiempo ya pasado, Irá pensando el pobre peregrino, ¡Sin mirar ni en remota lontananza El astro animador de la esperanza!

¿ Qué importa que en el monte y la llanura Brille del padre sol el puro rayo, Ni que del prado ameno la verdura La gala ostente del florido mayo? Y el murmurar del agua en la espesura, Y de las aves el concierto gayo, Y el rugir de la mar embravecida, ¿ Qué son al infeliz que vá sin vida?

Como la tierna planta que, arrancada Al dulce clima que nacer la viera, Es á remota orilla transportada Por la mano del hombre dura y fiera, Y allí, lánguida, triste y deshojada, Apenas sombra de lo que antes era, Hácia aquel suelo estraño la mezquina, La mustia copa sin valor inclina:

Así el ausente del nativo suelo,
Lejos de todo lo que el alma adora,
Del destino cruel algun consuelo
A su agudo pesar en vano implora:
Muéstrase sordo á su plegaria el cielo,
En vano el triste entre suspiros llora,
Y á soledad eterna condenado
Llama en vano la muerte despechado.

Que sorda del dolor á los gemidos, Acude tarde á terminar los males En que pasan la vida sumergidos El número mayor de los mortales: A los que de ella están desprevenidos De enmedio á los placeres terrenales Impía los arranca, y desatiende Al que ambos brazos con fervor le tiende.

Y el mísero al dolor vuelve y la vida Y al llanto vive eterno aquí en el suelo, Que de sus negros dias la medida Prolonga sin cesar airado el cielo: Llama y vuelve á llamar la apetecida Muerte, ya solo blanco de su anhelo; Mas ella encarnizada no le escucha, ¡ Y le abandona á su tremenda lucha!

A suerte tan precaria y miserable La esposa y el esposo condenados, Una vida de angustia inesplicable En paises remotos é ignorados, De Dios por el querer inescrutable, Arrastrarán los santos desterrados, Hasta cumplirse los fijados dias Del temporal destierro del Mesías.

### H

Vueltos José y Miriam del largo viaje
Apenas, á la baja Galilea;
Cuando aun las sandalias del camino
Conservaban acaso las arenas,
Y sus sensibles pechos, no saciados,
De mirarse de nuevo en la paterna
Ciudad, apenas crédito á los ojos
Se atrevian á dar; por la suprema
Voluntad del que rige de los hombres
Las fortunas, ya prósperas, ya adversas,
A ruta mas penosa y dilatada
Hubieron de aprestar la planta incierta.

José en los brazos del callado sueño
Reparador de sus caidas fuerzas
Descansaba en el pobre lecho, humilde,
Una noche pacífica y serena;
Cuando súbito un alto paraninfo,
Enviado de la suma omnipotencia,
Cabe al lecho de pié, con argentina
Sumisa voz, mas que en el ruego impera:
« Levántate, le dijo, al niño toma,
Y á su madre con él; hácia la tierra
De Egipto, presuroso te encamina
Y hasta volverme á ver detén la vuelta;
Que el flero Herodes del infante en busca
Rugiendo vá con intencion siniestra. »

De espanto lleno con palabras tales, El patriarca santísimo despierta, Y á llamar corre á la infeliz Maria,
Que del nuevo infortunio el alma agena,
El sueño de los ángeles tranquilo
Duerme, no lejos de la cuna esceisa
Del niño Dios. — La cariñosa Madre
Miradas de dolor y angustia llenas
Dirige al hijo caro, y presurosa
Recoge algunas túnicas modestas,
Escasas provisiones, y pañales
Del niño, al cual en su regazo estrecha;
Y precedida del amante esposo,
Vertiendo amargas lágrimas, se aleja
De la ciudad natal, adormecida
A la trémula luz de las estrellas.

Partieron... allá van, y en su camino Por la dificil tortuosa senda, Turba el dudar sus vacilantes pasos, Hiela el temor la sangre de sus venas. --¿Cómo escapar de Herodes iracundo A las inicuas tramas, encubiertas ? ¿Qué valla á detener será bastante Al principe feroz en su carrera? El, que en las manos con la sangre rojas De las victimas mil de su flereza, El oro derramando, los furores De sus viles sicarios recompensa; ¿Dónde se detendrá de su venganza En la cruel, mortifera carrera, Ora que al par defiende de su vida La púrpura réal y la diadema, Cuando simples sospechas castigando, A tan graves delitos se despeña?

Aún era la estacion de invierno frio, Y el cierzo que silvaba en las malezas Cubria de Miriam el rostro puro Con dolorosas y moradas vetas; Mas ella, de si propia olvidadiza, Cuidados, atenciones y ternezas, Cuanto pueden hacer marchando juntas Del cuerpo y del espiritu las fuerzas, En torno al hijo de su amor consagra: El, monarca del cielo y de la tierra, A cuyo sopio animador, fecundo, La créacion del caos salió entera; A cuya voluntad cejan los mares Y se afirman los polos que sustentan Los infinitos mundos del espacio Para siempre jamás; á cuya inmensa Divina voz, con dos palabras solas Brotó la luz de en medio á las tinieblas: Hora á las duras leyes sometido De la humana, mortal naturalesa, En el regazo de la tierna madre El Cristo salvador de frio tiembla: ¡Y del susto, y el hambre y la fatiga Con fiébiles vagidos se lamenta! —

MARIA. 253

Y la amorosa madre silenciosa, Cual los despojos fúnebres que encierra Un sepulcro; de miedo tiritando, Mas que de frio, de la angosta senda Por las sinuosidades solitarias Sus timidas miradas encadena; Y al cimbrearse la caña estremecida Al aura de la noche, ó de la espesa Enramada al sonar en blando arrullo De enamorada tórtola una queja; O si el rumor se escucha en lo lejano De las secas varillas que se quiebran Al impulso del viento quebrantadas, O al cauteloso paso de las hienas; Asustada Miriam, á su regazo Con amoroso espanto el niño estrecha, Creyendo ver alzarse ante su vista, Que conturba el temor, la gigantea Figura de un feroz, crudo asesino, Blandiendo airado la segur sangrienta. En tanto que la luna en curso blando Sigue al través de la azulada esfera, Alumbrando con pura luz, sūave, Los cielos y los mares y la tierra.

### 111

Así dias tras dias caminando, lluyendo de las sendas pasageras Y de los pueblos grandes; por las noches Refugiándose acaso en las cavernas; Amatot ya detrás, se dirigian A los llanos de Siria, por veredas Estrechas y escabrosas. Una tarde la casi oscurecido, de unas peñas Cubiertas ya por las nocturnas sombras Vieron salir en rápida caterva Numerosos bandidos. — El patriarca, Que iba delante, atrás á la indefensa Esposa se volvió, entre cuyos brazos Dormia el niño Dios. — Miriam inquieta Se detuvo tambien; mientra el caudillo De la salvage turba, que contempla El grupo inerme con asombro mudo, Siente que aun hay piedad en su alma fiera: Y bajando la punta de su lanza, Con espresion de cariñosa oferta Tendió à José la mano, un franco asilo Ofreciendole alla en su fortaleza, Que de una roca en la postrera punta Al nido de las aguilas semeja. losé y Miriam gozosos, apreciando Del bandido la rústica franqueza, Le siguieron, y el techo maldecido Fue aquella noche hospitalaria tienda.

A la mitad del venidero dia,

A pasar los calores de la siesta, Y á la vista de Ramla, hicieron alto, En un bosque de nópaios é higueras. **Allí sobre un florido ent**apizado De narcisos, renúnculos y anémonas, Al de una fuente arrullador murmullo Se adormeció el Señor de cielo y tierra. Y pasado el calor, de nuevo en marcha Tomaron de Belen la nota senda, Donde encontrar pensaba el santo esposo Un camello, en las áridas arenas Del desierto, animal indispensable. Miriam y el tierno niño, hasta su vuelta Le esperaron, ocultos en las sombras De una vecina y lóbrega caverna. — Y unidos á mercante caravana, Dejaron los confines de Judea Por fin, burlando así del rey impío La venganza terrifica y sangrienta.

### IV

En tanto no pudiendo de los magos Averiguar Herodes el camino, Con astucias y pérfidos halagos, Velando de sus iras los amagos, Va minando el país circunvecino.

Y á todos preguntando cariñoso Va por el niño rey del trono hebreo Que le trae tan inquieto y receloso: Mas burlado creyéndose, furioso, Ruge cual fiero tigre el idumeo.

Y á los torpes satélites inmundos Esclavos que le cercan en su trono Así ordenó en acentos iracundos; « Porque ese niño objeto de mi encono No escape á mis enojos furibundos,

Volad hácia Belen la maldecida, Y en ella antes, y luego en cuanto abarca El estenso confin de su comarca, ¡No escape á vuestra espada enfurecida Ni un solo niño hebreo con la vida!»

Y los crudos malvados asesinos, Del mandato de sangre ejecutores, En Belen y sus pueblos convecinos, Como devastadores torbellinos Fueron llevando el llanto y los horrores.

De dos años abajo perecieron Al filo sin piedad de sus puñales Los niños todos de Judá.—Y se oyeron Gritos que el corazon estremecieron En pueblos y en incultos eriales. Y en llanto de dolor inconsolable Lloró Ramá la flor de sus nacidos; Y al oir los maternos alaridos, Un ¡ay! de horror, inmenso, inesplicable, Repitieron los ecos conmovidos.

En tanto que Miriam y el santo esposo Surcando van el piélago arenoso Al soplo del simun abrasador; Y ambos de amor ardiendo generoso Desprecian la fatiga y el dolor.

Las plantas de los brutos encadena Aquel cielo de fuego que desploma Sus mortiferos rayos en la arena, Y como al sol la cándida azucena, Se inclina así la virginal paloma.

Y al hijo de su amor en la frescura De su regazo oculta cariñosa; Hasta encontrar en la letal llanura, Bajo verde enramada deliciosa, Escondida corriente de agua pura.

A veces en el árido desierto, En la agonía del soñar despierto, Simula el sol con engañoso halago, A su sed agua, á su cansancio puerto, Un azulado y transparente lago.

Y cual la rosa de Saron, levanta Al frescor de la lluvia apetecido La frente sobre el tallo enardecido: Así alegre Miriam, la tarda planta Del manso bruto aguija, enflaquecido.

Ya respiran del agua la frescura Sus frentes y sus bocas abrasadas, Ya tocan del ossis la verdura; Mas ven solo al llegar, con amargura, Estériles arenas inflamadas.

Cuando de reposar llega el momento, Se detiene la rica caravana Y en sus tiendas aguarda la mañana; Mas solo el azulado firmamento Cobija á la familia soberana.

Y los lánguidos miembros abrasados Del diurno sol, al húmedo rocío Nocturno, sienten doloroso frio: José y Miriam entonces desvelados, Desienden á Jesus del cierzo impío.

Con frecuencia en los aires resonaba Alto clamor de espanto y agonía, Que el aura de la noche conturbaba. Era que el feros árabe atacaba Las tiendas : — Blanca de terror, Maria,

Del cuerpo virginal viviente muro En torno del infante bien amado Hacia, hasta que el riesgo ya pasado, El escuadron se pierde allá en lo oscuro, Y el rumor de sus pasos se ha apagado.

Por último tocaron los confines Del país de los sabios Faraones; Y vieron elevarse entre jardines, Sus templos de acerados torreones, Con sus marcos de cándidos jazmines.

Las eternas pirámides perdidas En el campo azulado de los cielos; Del Nilo las riberas florecidas Y sus ondas de blancos barquichuelos Y hermosas naos sin cesar hendidas.

Pero aquella region afortunada, Por su ciencia y valor tan afamada, De monumentos y tesoros llena; ¡Es á José y Miriam la tierra agena, Y está muy lejos de la patria amada!

De Heliópolis el límite famoso Pasando, á Matarieh se dirigieron; Y allí, tocado el fin, del afanoso Camino, aún otra vez en el reposo Y en la paz de los ángeles vivieron.

# LIBRO DÉCIMO.

### LA VUELTA A NAZARET.

I

Hora tras hora pesada,
Dia tras dia afanoso,
Para Miriam y su esposo
El largo espacio corrió
De siete penosos años,
Pasados en la estrecheza
De la mas dura pobreza
Que el mundo en su seno vió.

Muy luego fué consumido De los magos el tesoro, Aquel puñado de oro Que dieron al niño Dios: Y el nieto de regia estirpe Convertido en jornalero, Trabajaba el dia entero Con incansable teson.

Mas á tan ruda fatiga, El suelo inhospitalario Daba tan corto salario, Que volvió mas de una vez Al techo dó resignada Miriam, le aguarda serena, Sin lo bastante á la cena Parca y frugal de los tres.

Y mas de una triste noche, Y mas de un aciago dia, El Dios infante gemia Por un pedazo de pan: Y sus lágrimas la madre Recatando al tierno niño, Acaso en voz de cariño Calma su pueril afan.

Mas el venturoso dia Se acercaba por momentos De dar fin á los tormentos Sufridos con tal valor. Y una noche que tranquilo José en los brazos del sueño Dormia, ante si risueño Miró al ángel del Señor.

"Alzate luego, le dijo:
Toma al niño y á su madre,
Y á la patria de tu padre
Marcha con seguro pié:
Que los que al niño buscaban
En su saña maldecida
Para quitarle la vida,
Han muerto ya en Israel."

Y José al niño tomando
Y á Miriam, siguió el camino:
Mas á Sion ya vecino,
Los cautos pasos torció. —
Que Arquelao, hijo de Herodes,
Reina tirano en Judea,
Y José de Galilea
La nota senda, tomó.

Cuánto el destierro es amargo!
Cuán dulce del patrio suelo
Volver á mirar el cielo
Que nos cobijó al nacer!
¡ Y respirar cuanto es dulce
Sus auras embalsamadas,
Y de sus fuentes amadas
Mirar las aguas correr!

¡Y en el sacro hogar paterno Recordar de nuestra infancia La feliz, pura ignorancia Que tan fugace pasó!— ¡Y las amantes caricias Que nos hizo nuestra madre, Y los consejos que un padre En su esperiencia nos dió!—

Y los amigos primeros
Que en nuestra infancia tuvimos,
¡Y la escuela en que aprendimos
Nuestra primera leccion!...
¡Santas, queridas memorias
Que á pesar de la impla suerte
Vivas guarda hasta la muerte
El humano corazon!...

— Despues de tan larga ausencia Miriam y el esposo amado En su hogar abandonado Van al fin á descansar; Mas roto por varias partes Miran el humilde techo, Y el pobre muro deshecho Deja el viento penetrar.

Y verdes enredaderas, Y morenas parietarias, En las celdas solitarias Crecen frondosas al sol: Y el humilde patiecillo Cubren zarzas espinosas, Y en sus paredes ruinosas Busca asilo el caracol.

Y en la celda abandonada
Dó en Mirian inmaculada
Se encarnó el divino Verbo
Para salud del mortal;
Como del bosque en las lomas,
Se anidan unas palomas,
Dichosas allí al abrigo
De la lluvia equinocial.

Hechos por fin de la choza Los reparos mas urgentes, Volvieron los inocentes Dias de grato solaz. Y el ilustre carpintero De Jesus mismo ayudado, De nuevo en su hogar amado Vió juntos amor y paz.

Y así en apacible cuenta Pasaron lunas sesenta, Sin separarse un instante Ni en la visita anúal, Que ficies observadores De la ley de sus mayores, A Jerusalem hacian En la época pascual.

EL NIÑO PERDIDO.

H

Al aire destrenzada
La bionda cabellera,
La túnica rasgada,
Y en llanto de dolor
Bañado el rostro puro,
Que al sol envidia fuera,
Por tu recinto oscuro
Va una muger, Sion.

¿Qué crudo, amargo duelo Lamenta la cuitada? ¿Qué horrible desconsuelo Su pecho laceró? ¿Esposa, vése viuda? ¿O es vírgen desposada Que con flereza cruda Su amante abandonó?

¿ O es huérfana que llora Con ayes de agonía, La sombra protectora Del techo paternal; En medio al mar del mundo Mirándose sin guia, Al soplo tremebundo Del recio vendabal?

Viuda, al caro esposo,
Lamenta desdichada;
Amante, al cariñoso
Objeto de su amor:
Y en ayes reprimidos
La madre desolada,
¡Buscando entre gemidos
Vá al hijo que perdió!

Miriam, la Virgen pura,
La madre enaltecida,
La que en la eterna altura
Casi es á Dios igual;
De la divina alianza
La prenda bendecida,
La paz y la esperanza
Del mísero mortal:

Llorosa entonces, mustia
El alma entristecida,
En tan terrible angustia
Olvida su virtud...
¿Qué mucho, si se ausenta
El sol que le dá vida,
Qué mucho, si lamenta
Perdido á su Jesus?...

Volviendo á su morada Desde Salem divina, De gentes circundada Que van á Nazaret; Al ver tras blanco velo La estrella vespertina, Luciendo ya en el cielo, Cercano á anochecer;

La marcha fatigosa
En rústica posada
Detuvo cuidadosa;
Que el hijo de su amor
Con otros jovenzuelos
Sus deudos, la jornada
Siguió; y con mil recelos
La tiembla el corazon.

José vendrá sin duda
Con ellos; del camino
La marcha larga y ruda
Tal vez los fatigó;
Mas ya en el patio ondea
Su manto blanquecino,
Y aún á la luz febea
Jesus no apareció.

Y luego van llegando
Los otros uno á uno,
A todos preguntando
Miriam en su inquietud;
Mas nadie le responde,
Que no le vió ninguno...
— « dPorqué de mí se esconde
Mi gozo, mi salud? »

Ya las nocturnas nieblas Invaden la llanura; Se palpan las tinieblas Del bosque en derredor: Y el campo ilimitado, Y la caverna oscura, Y el aire conturbado, Repiten su dolor.

Y ni peñasco rudo, Ni monte ni ladera, Ni precipicio mudo Quedó en aquel confin; Que en eco lamentable El ¡ay! no repitiera, Que lanza inconsolable Miriam en su gemir.

Y al venidero dia, Apenas respirando, José con su Maria De nuevo entró en Sion; Y van de puerta en puerta Del niño preguntando, La débil planta, incierta, Con miedo el corazon.

Y en vano su recinto Recorren, y es en vano Que enmedio al laberinto Pregunten con afan: Y redoblando el lloro, Al templo soberano En pos de su tesoro Con esperanza van:

Con sencillez vestido
Como un vulgar esenio,
El rostro algo teñido
Del sol primaveral;
Y de sus garzos ojos
De mas que humano genio
Brotando en rayos rojos
Un limpido raudal:

Castaños los cabellos
Que en ondas bipartidos
De rizos cubren, bellos,
La espalda mas gentil;
De ancianos y doctores
Que escuchan conmovidos
Los tonos vibradores
De aquella voz pueril:

Cercado, del gran templo Só el pórtico sagrado Dó van á dar ejemplo Los sabios de Israel; Discurre un tierno niño, Y el pueblo arrebatado Esclama en su cariño: « ¡Es ángel, ó un Daniel? »

«¡Jesus!¡el hijo mio!»
Clamó una voz süave,
Rompiendo del gentío
Por el revuelto mar:
Voz límpida, argentina,
Y al propio tiempo grave,
En que el placer domina
Y aun se oye hondo pesar.

Y así como esplendente, En cercos de oro y grana, Muestra su rubia frente La aurora matinal; Sobre la mar dormida Trayendo la mañana, De luz llenando y vida Sus ondas de cristal:

Tal, jóven cuanto hermosa, En lágrimas bañada, Se acerca presurosa Al niño una muger; Y en voz de gran ternura: «¿Porque asi abandonada, Tan hórrida amargura Me hiciste padecer?»

Y el niño en desabrida
Respuesta misteriosa:
«¿Porqué tan afligida,
Porqué me buscais vos?
¿No veis que cumplo, Madre,
Mi obligacion forzosa,
No veis que de mi padre
Me ocupo y de mi Dios?»

A réplica tan dura, José y Miriam callaron, Que la sentencia oscura No pueden comprender: Mas luego juntamente Los tres encaminaron El paso alegremente De vuelta á Nazaret.

Y allí pasaron dias
De gozos celestiales
De inmensas alegrías
Y paz del corazon;
Y mientra el niño crece
En dias terrenales,
Ante su Padre acrece
En gracia y perfeccion.

MUERTE DE JOSÉ.

III

Como en medio á la calma mas profunda Suena acaso del trueno el estampido, En pos de algun relámpago temido Que de rojo fulgor la tierra inunda: Así en la santa paz que lo circunda, José por la vejez enflaquecido, Llegar miró el instante apetecido Del justo. — Con mirada moribunda Ve á Jesus y á Miriam que en triste lloro Cercan su lecho, y al momento espira. Jamás terrestre rey, igual decoro En torno tuvo é su funérea pira: ¡Lloró Miriam, y del sencillo duelo Al frente, triste marcha el Rey del cielo!

# TERCERA PARTE.

# LIBRO UNDÉCIMO.

# PREDICACION DEL EVANGELIO.

I

Sonó por fin la afortunada hora
En el reló del tiempo no cansado
Jamás. — ¡Lució por fin la limpia aurora,
El momento anhelado,
Que habia en sus designios señalado
El Hacedor profundo,
De eterna vida y libertad al mundo!

El hora en que el mentido paganismo Con sus groseros símbolos y altares Se hundiera para siempre en el abismo; Y en que en tierras y mares Fundara indestructibles sus sillares, Del mismo Dios en nombre, Aquella religion, salud del hombre.

Ya por su propio peso quebrantados Vacilan los imperios conmovidos; Los prepotentes cetros respetados, Los tronos carcomidos, Caen en menudo polvo convertidos; Y ya el antiguo culto Es objeto de mofas y de insulto.

Los oráculos callan. Las sibilas
Abandonan sus antros sepulcrales,
Y no manchan sus bóvedas tranquilas
Conjuros infernales.
Sacerdotes, augures y vestales,
No dan torcido ejemplo
Bajo los arcos del impuro templo.

Y agitacion oculta y misteriosa Hierve en el corazon de los humanos; Volcan que só la mole ponderosa De montes soberanos, De la tierra en los cóncavos arcanos

**L**.

A su pesar sumido, Anuncia su poder con su rugido.

Desplómanse á la vez cultos y leyes;
Ruedan confusos pueblos y naciones,
Sacerdotes y símbolos y reyes:
— ¿Qué inspirados varones,
Qué fuertes é impertérritas legiones,
Vendrán del mundo muerto
A repoblar el árido desierto?

De aquel peñasco, apenas conocido,
De Nazaret, brotó en raudal escaso,
Un arroyo entre zarzas escondido;
Mas que ha de abrirse paso
En breve, del Oriente hasta el Ocaso,
Al Norte y Mediodia,
Llevando la salud y la alegría.

Gota pequeña, cristalina y pura,
Apenas á la sed de un pajarillo
Bastante: luz que trémula fuigura
De débil lucerillo;
¡ Y en breve, mar de luz, á cuyo brillo
Esplenden en lo oscuro,
Lo pasado y presente y lo futuro!

Y aquella cruz, patíbulo afrentoso, Que presenció del hijo de María El lento padecer y la agonía; Fue el signo esplendoroso, Lábaro de un imperio poderoso, Al aire tremolado, Dó el mundo se agrupó regenerado.

La eterna y triunfadora fé cristiana,
De eterna vida manantial fecundo,
De donde todo bien copioso mana:
Del poder sin segundo,
La buena nueva prometida al mundo:
Y aquella voz divina
Dijo al muerto: «¡Levántate y camina!»

Y el cadáver se alzó: — galvanizada Se irguió la conmovida muchedumbre: Respiró la muger emancipada: De abyecta servidumbre, Ya al hombre no oprimió la pesadumbre; ¡Y, ante su Dios iguales Se abrazaron felices los mortales!

Brilló el Sol de Justicia, inmenso faro Suspendido en mitad del firmamento, Al ciego luz, al desvalido amparo: Y el magnate opulento, Y el tirano en sus iras turbulento, En su maldad temblaron ¡Y ante el poder eterno se humiliaron!

## 11

Llegó para Miriam el triste dia De larga ausencia y despedida amarga; Jesus, el hijo de su amor querido Salió de Nazaret una mañana, El paso dirigiendo á las riberas Que del Jordan las amarillas aguas Riegan, y adonde entonces el Bautista, Con su mision cumpliendo, bautizaba, La vida de Jesus, no ya secreta, Mas pública va á ser : de la morada Materna se despide, pobre, solo, En situacion humilde, y sin mas armas Que su valor, paciencia y mansedumbre. Con tan débiles fuerzas se prepara Costumbres á atacar, usos y leyes; A lidiar contra pueblos y monarcas. Y vencerá en la lucha, que su brio Del mismo seno **del Señor e**mana; ¡Mas cubrirá el laurel de la victoria, Del muerto triunfador la frente helada!

¡Cuánto pesar y dolorosa angustia Rasgaron de Miriam crudos el alma! ¡Ella que ve lanzarse al generoso Joven, de aquella mar tan agitada En las revueitas, encrespadas olas, Donde tantos profetas naufragaran ! El insensato orgullo, el fanatismo Torvo; la hueste toda sanguinaria De las malas pasiones, solo, inerme, Va el Justo á combatir : — La gente prava Que domina en la torpe sinagoga; Del fariseo hipócrita las tramas, Su feroz ambicion, su cruda envidia, Su innoble miedo, su intencion bastarda; ¡Y del rey de linage advenedizo, La cobarde, terrible suspicacia!

No era Miriam de aquella heróica estirpe Que dió á Judá tan célebres monarcas Vástago indigno, no; en el noble pecho Un corazon impávido alentaba; Mas recuerda las santas profecias, Los anuncios mesiánicos, y el alma Mira ante si con lúgubres colores Un cuadro aterrador que la amenasa: Por eso al despedir al hijo caro, Bañado el rostro de copiosas lágrimas, Roto su corazon dentro del seno, Y anudada la voz en la garganta; Cuando el débil rumor ya no percibe De los pasos de aquel que tanto ama, Cubrióse con su velo, y pensativa, Muda como el dolor, enajenada Quedó, pensando en los pasados dias De ventura y de paz; memoria amarga De la dicha que fué; ¡ presagio triste Del porvenir horrendo que la aguarda!

Pasan dias tras dias; — perezosas, Noches eternas que jamás acaban A la inquietud materna, y á su asilo Aún no vuelve Jesus. — Noticias vagas Anuncian á Miriam que el hijo suyo Ha entrado en las estériles montañas A Jericó vecinas. — El cordero Sin duda al acercarse á la elevada Obra de redencion, el trato esquiva De la turba mortal; y en la plegaria, Y en la meditacion y en el ayuno, A la lucha tremenda se prepara. ¡Ay! ¡ cuánto de temor y pena ruda Desgarran de Maria las entrañas! Si acaso de la noche en las tinieblas Suena la ronca voz de las borrascas, ; Qué horrible padecer! — ¿ Bajo qué abrigo Guarecerá la frente delicada El amado Jesus? — ¿Qué luz piadosa Amiga alumbrará su débil planta, **Al borde de los hondos precipicios** Donde solo anidar pueden las águilas?

Así cuarenta soles, que centurias Parecen á la madre acongojada, Pasaron; mas al fin volvió el Mesías, Y de nuevo á Miriam tornó la calma.

LAS BODAS DE CANA.

III

Entonces en Caná de Galilea Un consorcio feliz se celebró, Y juntos fueron hácia aquella aldea Maria y el divino Redentor. Que deudos de Miriam ambos esposos Eran, y de la estirpe de Judá, Y á su hijo y á ella, cariñosos, Enviaron un convite muy cordial.

Y habia muchas gentes y era escaso De los recien casados la fortuna, Y en manjares y vinos pobre tasa Habia, por demás inoportuna.

Y como á la mitad de la comida El vino se apuró, Miriam atenta Observó la mirada entristecida Del esposo á la esposa que se ausenta.

Y en voz baja á Jesus que á su derecha Está, le dice así: « No tienen vino, » Y el, al oir ia voz con que lo estrecha: «¡Aún no he llegado al fin de mi camino!»

Responde; mas Miriam que á sus parientes Quiere evitar humillacion tan dura, No desespera aún, y á los sirvientes Con voz de acabadísima dulzura,

Así les dijo: « Haced cuanto él os diga. »
Habia para hacer las oblaciones
A que la antigua ley al hombre obliga,
Seis ánforas (1) de grandes dimensiones

Alli. — Mandó Jesus á los sirvientes Que á una vecina fuente las llevaran, Y de sus aguas puras, transparentes, Hasta los altos bordes las llenaran.

Cumplido su mandato, en delicioso Vino trocóse el agua en el instante, Y á tal prodigio se asombró el esposo Y enmudeció la turba circunstante.

Y así logró Miriam ser la primera Que mirase brotar el milagroso Poder, que en tan efímera carrera Iba á ostentar el Nuxcio poderoso.

Y todos los presentes se admiraron, Y su inmenso poder reconocieron, Y sus menores signos acataron, Y su misericordia enaltecieron.

### IV

Aquel milagro de Caná, seguldo En breve de un millon, Señaló que ya el tiempo era venido Del fin de su mision.

(1) Evangelio de S. Jnan, cap. 2°.

A su voz las tormentas se aplacaban, Los demonios huian, Las dolencias del cuerpo se aliviaban, Los muertos revivian.

Doquiera que en aquel dichoso suelo Su planta descansaba, Cesaba el llanto, enmudecia el duelo Y el odio se calmaba.

Y venian á él desde Judea, De Tiro y de Sidon, De la remota Arabia y de Idumea En rauda confusion.

Y al que con fé profunda, enardecida, Llegaba hasta su pié; Eterna fuente de salud y vida, Vida y salud da él.

Ven de nuevo del sol la lumbre pura Los ciegos afligidos, Y cruzan la montaña y la llanura Los pobres impedidos.

Cura al leproso, al pecador convierte, La adúltera perdona, Y arranca de los brazos de la muerte Al niño y la matrona.

«¿Quién es este, clamaba el fariseo, Que vá contra la ley?» «¿Quién, temblando de susto, el idumeo, Este que aclaman rey?»

«¿Quién es el que aconseja al ultrajado Generoso perdon? ¿Quién es el que combate denodado La usura y concusion?»

Y así, como en la oscura madriguera, Por hombres acosada, Se prepara á lidiar la brava fiera Cabe á su prole amada:

El escriba avariento, sobre el oro Al pobre arrebatado, Se apercibe á la lid por el tesoro A precio tal comprado.

Y el fariseo hipócrita, temiendo La lid, astuto infama A Jesus, y en lo oscuro va tendiendo Su tenebrosa trama.

Y el audaz saduceo, que la vida Del alma torpe niega, A la múltiple hueste maidecida Iracundo se agrega.

Asi, sus mutuos odios deponiendo Se adunan los traidores, Torpe amistad, bastardo amor fingiendo, En pro de sus rencores.

Y el volcan de sus iras contenido Rugia en lo lejano, Como acaso escuchamos el bramido Del remoto Occeano.

Mas al rumor creciente, de Maria Temblaba el corazon, Y miraba acercarse la agonía Con triste prevision.

Y siguiendo por montes y laderas Al hijo, con afan, Llegó con él un dia á las riberas Que fecunda el Jordan.

Y por él fué allí mismo bautizada, Y siguió decidida, Y abandonó su vida acostumbrada Por otra nueva vida.

Y mugeres seguianla y varones, Discipulos fervientes De Jesus, de amorosos corazones Y espíritus valientes.

# ENTRADA DE CRISTO EN JERUSALEN.

#### V

¿ Qué júbilo inmenso resuena, Sion, en tu vasto confin? ¿ Qué gozo inefable enajena, Salem, tu recinto feliz? ¿ Dó van tus resueltos varones Cantando triunfales canciones? ¿ Porqué suena el laud?

¿Qué triunfo electriza sus almas? ¿Acaso el romano cayó? ¿Porqué se despojan las palmas Del manto que el cielo les dió? ¿Porqué tu llanura arenosa Reviste esa capa frondosa? ¿Cesó tu esclavitud?

En coro las tiernas doncellas, Los niños en coro pueril, Repiten en cántigas bellas
Pulsando del padre David
El arpa de voces tan puras:
«¡Hosanna en las alturas!
¡Bendito el envlado de Dios!»

¿Quién es el monarca temido, Que llega á tus puertas, Salem? ¿Quién es ese rey tan querido? ¿De Dios el enviado, quién es? De inmensa legion circundado, En carro de triunfo adornado, ¿Llega el conquistador?

Sion, tu monarca divino
No viene en un carro triunfal;
Ni acero feroz, damasquino,
Empuña su mano real:
Ni en pompa homicida de guerra
Le anuncian por rey de la tierra
El fausto y el poder.

En manso animal cabalgando Se acerca del mundo el Señor, A diestra y siniestra lanzando Benignas miradas de amor. Por armas la palma y la oliva, Por premio la fé siempre viva, ¡Eterno amor por ley!

Y en pos los invictos varones, Las madres que acata Israel, Y ancianos y tiernos garzones Confusos en raudo tropel; Y esposas y vírgenes puras: •¡Hosanna en las alturas, Esciaman, al sumo Señor!»

Y el santo, amoroso concento
Que suena en el vasto confin,
Llevado en las alas del viento,
Llegó cual la voz del clarin,
Sion, á tus calles oscuras,
«¡Hosanna en las alturas,
Clamando, al supremo Señor!»

Y el eco del muro callado,
Y el agua que corre á su pié;
Del templo el recinto sagrado
Y el viento que gime al través:
Y el rulseñor que en la enramada trina,
Y el aura embaisamada matutina,
En puro acento de perenne amor,
Clamando van en montes y llanuras:
«¡ Hosanna en las alturas,
Al que viene en el nombre del Señor! »

# LIBRO DUODÉCIMO.

#### MARIA EN EL CALVARIO.

Ι

Aún no estaba marchito el verde manto Que de Betania revistió el camino, Cuando ardiendo Sion en gozo santo El Cristo á saludar rápida vino; Aún repiten gozosos aquel canto Los ecos del país circunvecino, Y las auras turbadas se extremecen Y aun tibias de sus hálitos parecen;

Cuando una voz inmensa, conturbando
Los ámbitos del monte y la llanura,
A amigos y contrarios vá llenando
De pasmo y de alegría y de pavura:
Aquel acento horrisono y nefando,
Envuelto en la traicion y la impostura,
Caro á muchos y á pocos detestable,
Anuncia que se ha preso á un gran culpable.

Y en torno á los magnates opresores, Y á los que favorece la fortuna, Viles escribas, pérfidos doctores, Que ahora en torpe alianza el vicio aduna; Del gran templo en los arcos esteriores Se arremolina el pueblo, é importuna Una vez y otra vez al fariseo Por el nombre y los crimenes del reo.

Aquel gran criminal? ¿ su orgullo insano Intentó quebrantar en lid reñida
La suma prepotencia del romano?
¿ Escándalo del mundo, el parricida
En sangre paternal bañó su mano;
O en las sagradas bóvedas del templo
Dió de la santa ley torcido ejemplo?

No: sumiso á la ley pagó el tributo
Que se debe á los reyes de la tierra;
Jamás dió su palabra amargo 'ruto
De infausta division, ni cruda guerra:
La cólera, el rencor, el llanto, el luto,
Cuanto mal y dolor el mundo encierra,
Huyen al resonar su blando acento,
Cual leve arista que arrebata el viento.

Lejos de hacer brotar de agenos ojos Lágrimas de amargura, amante llora Sobre las penas, lágrimas y enojos Que la vida mortal en sí atesora: Lejos de complacerse en los despojos, En la humildad y en la pobreza mora; Dá vista al que jamás el sol mirara, Cura al enfermo, al desvalido ampara.

En vez de trastornar de la Escritura
La blanda, salutífera doctrina,
Su voz süave de la letra oscura
Los profundos arcanos ilumina:
A los de fé mas débil, asegura,
A los que van á ciegas, encamina,
Y á dó su vista ó su palabra alcanza;
Vuelven vida y amor, fé y esperanza!

Mas ante los escribas y doctores
Tiene el profeta crimenes bastantes:
Él, de la ley los llama torcedores,
Él del templo arrojó á los traficantes:
Y á saciar su venganza y sus rencores,
Con ronca voz y labios espumantes,
Costumbres violan y traspasan leyes,
Y pisan los derechos de sus reyes.

De una traicion doméstica, comprada Con oro vil, se valen los villanos, Y á poner en la víctima sagrada Van iracundos las inicuas manos: Velando su impostura refinada A varones y virgenes y ancianos De Israel, con ayunos y con preces, Del justo se preparan á ser jueces.

Jamás el mundo vió víctima alguna
Del odio y del rencor de los mortales,
Sufrir tantas afrentas una á una,
Tantos dolores, ni tormentos tales:
Jamás tan negro fin de su fortuna
Vieron los mas odiosos criminales,
Ni para ajar tan limpida pureza
Adunada se vió mayor vileza.

Como á un esclavo vil, por mas afrenta Arráncanle sus sacras vestiduras, Y el acerado azote se ensangrienta En las perfectas formas, cuanto puras; La ira se dobla y el rencor aumenta Como doblando van las amarguras Del justo, en los verdugos carniceros, ¡ Espanto de los siglos venideros!

Así tal vez la fiera tigre hircana Que fuerte acosa el cazador ardido. Cobarde lucha, y por huir se afana Al antro oscuro dó hasta allí ha vivido; Mas si mira teñida en roja grana De su contrario el pecho, hondo rugido Exhala de placer, y su ardimiento Redobla al par de su furor sangriento.

Hundieron en su frente una corona De duras y agudísimas espinas, Y la sangre brotando se amontona Sobre las sienes del Señor divinas: Un pedazo de caña le pregona Por rey, y rotas fajas purpurinas, Harapos en el suelo abandonados, Cual manto régio danle los soldados.

Y haciendo mil burlescas contorsiones Entre mofas y risas le saludan, Mientras que los satánicos sayones Cansados de azotarle se remudan: Mas las bellas, purísimas facciones Ni al sarcasmo ni al golpe se demudan, Y al mirarlos, sonrie tristemente, Compadeciendo su furor demente.

La saña á desarmar y el odio flero
De aquella encarnizada muchedumbre
En vano el pacientísimo cordero
Opone su piedad y mansedumbre:
Él, que bajó á librar al mundo entero
De la mas ominosa servidumbre,
Ora se ve azotado, escarnecido,
Del pueblo que en su amor ha preferido.

### H

El odio ya saciado
Del escriba y del torpe fariseo,
Cuando bastante juzgan degradado
Al inmortal profeta galileo;
Ante la masa estúpida
Del pueblo, á consumar el sacrificio
Vuelan, que llega el sábado,
Y retardar no quieren su suplicio.

Con la terrible carga
De una pesada cruz los flacos hombros
Agobian de Jesus: — penosa y larga
Y llena de ruïnas y de escombros,
Es del calvario lúgubre
La triste, funestísima carrera;
Mas viendo que la víctima
Vacila, su rencor mas se exaspera:

Y con el asta dura
De las cobardes lanzas le atropellan,
Y si cae el lastimado por ventura,
Sin piedad le maltratan y le huellan:
Turba feroz, sacrílega
De execrables verdugos que se ensañan

Contra del Justo, y réprobos En sangre de su Dios torpes se bañan.

Como en noche callada
Llega acaso confusa á nuestro oido,
La voz de la tormenta desatada
Que sopla sobre el mar embravecido;
Y con el susto trémulos,
Aunque remotos del horrendo amago,
Dudamos si es mas próximo,
Y en tierra ó viento ó mar el fiero estrago:

Así en la muchedumbre
Que en calles, plazas, techos, miradores,
De la ciudad á la maldita cumbre,
Se ve de mil y mil espectadores:
En rudos sones mézclanse
Anatemas y gritos de alegría,
Cantos de triunfo lúgubres
Y ayes de compasion y de agonía.

Allí van confundidos
Con los que de sus males ha sanado,
Los que en su contra están enfurecidos;
El aborrecedor junto al amado:
Empero, son estériles
De amor y de piedad las emociones;
Calladas son las lágrimas,
Ruidosas las impías maldiciones.

Cobarde le ha negado
Aquel ingrato apóstol mas querido;
Uno solo de entre ellos ha quedado,
Los demas todos juntos han huido;
No hay una voz intrépida
Que acuse la impostura y la malicia,
¡Ni un corazon magnánimo
Que clame contra el odio y la injusticia!

Y por la prolongada
Calle, que á la ominosa puerta guia
Judiciaria, en mal hora así llamada,
Sigue la plebe indómita y bravía:
Y en medio el justo, cárdeno
El rostro, y el mirar desfallecido,
Sigue con planta trémula
A la cumbre del monte maldecido.

Y hé aquí, que una matrona A la mitad de la fatal carrera, Por dó mas el gentío se amontona Penetró: — su mirada lastimera No las amargas lágrimas Empañan del dolor; de tal quebranto En los tormentos hórridos, ¡Poca es la voz, insuficiente el lianto!

Y mientras dolorida, Como un sepulcro helada y silenciosa, Se va acercando á aquel á quien dió vida, Tus mugeres, Salem, en voz piadosa Bajo sus velos cándidos: « ¡ Pobre Madre! » entre lloros esclamaban, Mientras las haces túrbidas Del pueblo, libre el paso le dejaban.

Mas los crudos guerreros Que al hijo de su amor torvos circundan, Aquellos despiadados estrangeros, Que en la crueldad su orgullo innoble fundan ; Ya de las lanzas férreas Con las terribles puntas la rechazan, Y con insultos bárbaros Y palabras de muerte la amenazan.

Entonces de sus ojos Con el pesar intenso amortecidos, Y del llanto anterior, hinchados, rojos; Rayos de luz brotaron, despedidos Como vivos relámpagos, Ante los cuales cejan los soldados, A los fulgores vividos, Si no compadecidos, subyugados.

Libre el paso, Maria, A Jesus dirigió la incierta planta, Y al contemplar su angustia y su agonía, De no morir la misera se espanta. Sudor á mares, gélido Brota copioso de la augusta frente, Al horrendo espectáculo Del suplicio de un Dios omnipotente.

Mas ni un solo gemido, Ni una lágrima sola, los dolores Del corazon revelan, dolorido, De la que es manantial de los amores. Jesus, en tanto, mirala A dos pasos de si, y en blando acento: «¡Madre!» su voz exánime Clamó y « ¡ Madre! » repiten tierra y viente.

Y al cariñoso nombre Que tanto amor y gozo tanto encierra Al combatido corazon del hombre En su paso fugaz sobre la tierra; Dando un gemido fúnebre Del fondo de su alma desgarrada, ¡Cayó la madre mísera Sobre las duras losas desmayada!

Y un jóven galileo De bello rostro y de mirar sombrío, Y una jóven muger, del suelo hebreo Fragante flor; por medio del gentio

Cruzan con paso rápido Hasta dó está la Virgen dolorida, Y con amor solicito La vuelven á la vez dolor y vida.

Son Juan y Magdalena, De Jesus los discípulos amados, Que á arrancar á Miriam de aquella escena, En su indecible amor van adunados. Mas su amorosa súplica No oye la madre, y bajo un sol ardiente, Del ominoso Gólgota Prosigue por la rápida pendiente.

Ya tocan aquel suelo Que está por altos juicios destinado La muerte á presenciar del Dios del cielo, Para aplacar al mismo Dios airado. Al ara ya la victima Se acerca del mas grande sacrificio, ¡Y tierra y cielo atónitos Se preparan al hórrido suplicio!

### MARIA AL PIÈ DE LA CRUZ.

### III

Allí la homicida turba Como una sierpe gigante Sobre si misma furiosa Se arremolina, y combate Por contemplar del profeta El suplicio miserable. 1Y dó está Miriam entonces? — ¡Pobre Madre!

Arrastrar vió al inocente En medio á dos criminales; Mira tres cruces tendidas Sobre la tierra culpable, Y hombres de rostros crúeles Que abren los hoyos fatales: — ¿Mas dónde está el hijo suyo? - Pobre Madre!

Al fin pareció; ¡ mas cielo! ¡Qué vista tan lamentable! - ¡Sin un harapo siquiera Sobre sus desnudas carnes, De cuyas hondas heridas Brota á torrentes la sangre! ¡El tan honesto y tan puro!

-: Pobre Madre!

Mas los feroces verdugos Con ciega furia arrastrándole De la cumbre maldecida Al sitio mas culminante. Espusiéronle à la mosa De aquella turba salvage. ¡ Que horrendo cuadro á la vista De una Madre!

Tienden al Justo en seguida Sobre la cruz infamante, Lecho de honor que los homb**res** De su amor en premio danle : 10 ingratitud! ¡ ó demencia! 10 ceguedad lamentable! ¿Donde está entonces Maria? - Pobre Madre!

A una cercana caverna Magdalena y Juan amantes La arrastran : — sordo murmullo Tal cual la voz de los mares, O de borrascas remotas Al rebramar semejante, ¡Llega tremendo al oido De la Madre!

De vez en cuando confusos Elevábanse en los aires Rechifias y maldiciones, Risotadas espantables Y denuestos furibundos De aquel pueblo de chacales... ¡Y la infelice los oye! - ¡Pobre Madre!

Mas un silencio profundo Reina por breves instantes: ¡Acaso le compadecen? 10 alguna nueva barbarie De la feroz muchedumbre Calma el furor anhelante? -; Piedad del tigre no esperes, Pobre Madre!

Pronto el silencio rompiendo, Como de golpe que cae A un tiempo sobre maderas Y despedazadas carnes, Oyese un sordo ruído Allá en la cumbre distante, Y otro despues, y otro luego:

- ¡Pobre Madre!

Y al rumor siniestro, pálida Cual la azucena del valle, Tiembla Miriam convulsiva, Como si agudos clavasen

En su pecho los sayones Sus damasquinos puñales. ¡Y vive empero y escucha! —; Pobre Madre!

¡Jamás confesor alguno, Jamás valeroso mártir, En flero potro estendidos Sufrieron tormentos tales! ¡Y empero de sus dolores Aun vá el suplicio á aumentarse! ¡Flaca muger, infelice! - Pobre Madre!

Bien pronto el agudo roce De maderas y cordages Se percibe, y lentamente Se alza la cruz en los aires; ¡Y en ella al Hijo del hombre Cual vencedor estandarte Contempla atónito el mundo! — Pobre Madre!

Vuelto al remoto occidente El desgarrado semblante. Promete à aquellas regiones Que por tan largas edades Aguardan la luz, fecundos Sus generosos raudales. aY do está entonces Maria? —;Pobre Madre!

Entonce el réprobo pueblo Alzó con voz formidable Un prolongado rugido De feroce triunfo.— «¡Salve, Le gritan, rey poderoso! ¡Si eres hijo de Dios, baje Tu poder desde esa altura Dó ora yace!»

Y á su izquierda un foragido De otra negra cruz colgante, De su penosa agonía En los postrimeros vales, Aún le maldice sañudo: Y él con palabras amantes Así esclama: «¡Padre mio, Perdonadles! »

Mas el momentáneo asilo Deja Miriam, y sin ayes Ni lágrimas, ni sollozos, Pocos á dolor tan grave; Hácia el lugar del suplicio Vá con p'anta vacilante, Como el mármol blanca y fria...

- ¡Pobre Madre!

Del ara dei sacrificio
A pocos pasos distantes,
Los furibundos sayones,
Tigres sedientos de sangre,
La vestidura inconsútil
Por suerte entre sí reparten.
Y ella contempla el despojo...
— ¡ Pobre Madre!

Los turbios ojos desvia
Del horror insoportable,
Hácia el cielo, y la mirada
Del Dios moribundo, cae
Desgarrando una por una
Sus entrañas maternales.
¡Por fin llegada es la hora!
— ¡Pobre Madre!

En los anales del mundo
El hora mas memorable.
Vencida en ella es la muerte,
Vencidos los infernales
Espíritus, y aún la suma
Justicia, ; aquel satisface
Sumo holocausto, inaudito,
De tal sangre!

En tanto, en medio del dia Sanguinolentos celages Velan el sol : sobre el mundo Caen las tiniebias palpables : Las águilas roncos gritos Lanzan de horror en los aires, Y ahullan sobre la tierra Los chacales.

Y del calvario maldito
El lóbrego paisage,
De negro mármol parece
Un catafa'co gigante.
Reina el silencio del miedo
En las turbas criminales,
Y de horror tiemblan unidos
Tierra y mares.

En tanto no olvida el Justo
Los que á su amor son leales:
Y vuelto á Juan y María
Con voz de amor inefable:
« Ve en él al hijo que pierdes »
Dice á Miriam, y al amante
Discípulo: « ¡ Mira en ella
A tu Madre! »

Y luego á mirar cumplidos Los proféticos anales De las Santas Escrituras,

« Sed tengo » esclamó: — 1 en vinagre
Bañada una grande esponja,
Dieron el crudo brebage
Al que es manantial de vida,
Los infames!

Y gustado ya el veneno,
Con amoroso semblante
Clamó: « / Todo está cumplido! »
Y lanzando un grito grande,
Inclinó la sacra frente
Y espiró. — Trémulos ayes
Pueblan el aire confusos...
— | Pobre Madre!

### IV

En el supremo, vencedor momento, Cuando en sus negros templos escucharon Del sumo Dios el postrimer acento, Los ídolos inmundos vacilaron: Del astro de Moises ya macilento Los fugaces fulgores se apagaron, Y el sol del Evangelio, generoso, Amaneció radiante y poderoso.

Mas Dios era deudor á los mortales,
Ejemplo á endurecidos pecadores,
De enviar al bajo mundo altas señales
De sus justos, terrificos furores:
Y apenas las tinieblas sepulcrales
Que envolvian al mundo en sus horrores
Comienzan á aclarar, su voz severa
Estremeció la crēacion entera.

Y del sol al fulgor sanguinolento,
Digna luz á tan hórridas maldades,
Sucedió un terremoto turbulento
Que en Asia derribó veinte ciudades (1):
Con insólita furia silba el viento,
Braman con ronca voz las tempestades,
Y el velo del santuario enaltecido
Miró atónito el pueblo en dos partido.

Y rotas en pedazos las cubiertas Que las marmóreas tumbas revestian, Se lanzan de sus cárceles abiertas Los que en el sueño del Señor dormian: Y en tus calles, Sion, cuasi desiertas, Espanto á los vivientes infundian Los cadáveres vivos, aún fajados, Del reino del horror resucitados.

(1) Plinio y Estrabon hablan de este terremoto cuyos sacudimientos se sintieron hasta en Italia.

Y entre los gritos de cobarde espanto
Que resuenan allá en la negra cumbre,
Se oye la voz de arrepentido llanto
Por sobre la revuelta muchedumbre;
Mientra oculta en los pliegues de su manto,
Imágen del dolor y mansedumbre,
Insensible al tumulto y gritería
Inmóvil y de pid se alsa Manía.

Y la mudable plebe contemplando
En redor los insólitos portentos
«¡ Este era hijo de Dios! » iba clamando
Como á su hogar volvia á pasos lentos;
Y las mugeres de Sion, llorando,
Entre tristes sollozos y lamentos:
«¡ Misera Madre! » en su afliccion decian,
Y los ecos sus voces repetian.

# CONCLUSION.

•

I

La calma renacia
Poco á poco en el orbe conturbado,
Y del pueblo malvado
En el precito corazon, volvia
El fuego á renacer casi apagado
De su torpe valor : tal carnicero
Tigre que en los hircanos arenales
Fué terror de mastines y zagales,
Tiembla ante el domador como un cordero,
Mas si trémulo acaso ve primero
A aquel que empuña la candente barra,
El instinto feroz recobfa luego
Y ceba en el cuitado de ira ciego,
El diente agudo y la cortante garra.

Cruel cuanto cobarde
El pueblo deicida, al ver la guerra
Calmada ya en los cielos y la tierra,
lba de nuevo brio haciendo alarde,
Y al Redentor divino denostaba
Y con torpe maldad le calumniaba.

Mas, como el gran profeta galileo
Nunciado había al rudo pueblo hebreo,
Que en el tercero dia, victorioso,
A la vida y al mundo tornaria
Del reino de la muerte tenebroso,
Una falange armada
Del sumo sacerdote allí mandada
En su soberbia impía,
Velaba en rededor de aquella tumba
Salud y redencion del Universo;
Que temia aquel príncipe perverso,
Maestro en la traicion y en la impostura,
Que en las tinieblas de la noche oscura
El cuerpo de Jesus arrebataran
Los suyos, y á otra tierra lo llevaran.

Ya del tercero dia La aurora el rubio Oriente coloraba: Jerusalem dormia Bajo un manto de nieblas que ocultaba Su deicida fas al matutino Sol, que el vasto confin circunvecino De fulgor y de júbilo inundaba. Entreabrian las flores El cáliz matizado de colores Al húmedo rocio; Entre el ramage umbrio De la higuera silvestre, sus amores Cantaban los harpados ruiseñores; Y nunca en aquella árida comarca Que de Betania hasta Sion abarca, Ejemplo de tristisima aspereza, Mostró naturaleza Tan delicioso encanto, Tanta hermosura, ni contento tanto.

Mas de pronto en la cumbre aparecieron De las cercanas lomas, Cual banda fugitiva de palomas, Unas cuantas mugeres, que torcieron El paso bácia el jardin donde se hallaba El sepulcro de Cristo : descollaba Entre el grupo indefenso una matrona, Cuyo pálido rostro, que pregona Mas que humano dolor, resplandecia Con mas fúlgida luz que la del dia : Y mientras al sepulcro caminaba A una hermosa ruina semejaba Que al impulso violento Del huracan ajada, turbulento, En la altanera fas del rayo herida Aún muestra su belleza enaltecida.

Las otras, que á su lado presurosas Caminan, de sustancias aromosas Y gomas delicadas A embalsamar el cuerpo preparadas, Cargadas van, y á su dolor se mira Que dá alguna templanza La animadora voz de la esperanza. Mas súbito en la calma que respira La dormida region, un trueno ronco Como de gran temblor los aires hiende: La losa del sepulcro se desprende Como impelida de robusto brazo; Y al rudo estruendo, bronco, Los guardias semimuertos de pavura Unos sobre otros ruedan al ribazo Los rostros contra el suelo. En redor de la eterna sepultura. Y las santas mugeres, cuyo celo Y acrisolado amor no abandonara A Jesus, ni aun al mismo pié del ara, Retroceden ahora temblorosas, Temiendo repetidas Ver aquellas escenas espantosas Nunca en el bajo mundo sucedidas, Que acompañaron el postrer momento Del Sumo Emperador del firmamento.

Pero un ángel divino Cuya inmortal, flotante vestidura, Escedia en blancura A la nieve que el ábrego amontona En la cumbre, del Libano corona, Al soi iluminada matutino: Sentado del sepulcro en la ancha losa, Con voz cuanto benigna, cariñosa, A las santas mugeres animaba Y á penetrar en él las convidaba. « No temais, les decia: Sé que buscais al hijo de Maria Que fué crucificado; Mas aquí ya no está: como lo habia Dicho, ha resucitado Al alba pura del tercero dia: Llegad, y ver podeis donde pusieron Al Señor, los que aquí le condujeron.» Y las santas mugeres se acercaron, Y en el sepulcro entraron, Y las fajas de mirra perfumadas Y el sudario vacío, penetradas De pasmo y alegría contemplaron.

Mientras Miriam sentada en el nudoso
Tronco de un viejo olivo que se alzaba
No muy lejos de allí, su rostro hermoso
De admiracion radiante y alegría,
Con un jóven del pueblo conversaba
En voz que apena el aire percibia.
Aquel que el tosco trage revestia
De un pobre labrador, era el eterno
Triunfador del pecado y del inflerno:
¡El Redentor, que al mundo
Un instante volvia
Desde el fondo del báratro profundo!
— Miriam en sus entrañas maternales
Probó entonces tal suma

De júbilo y placeres celestiales, Que describirlo no es de humana pluma, Ni contarlo de lenguas terrenales; Ni pudieran los míseros mortales Sentirlo ni aún en parte reducida Sin perder con el júbilo la vida.

Cuando cuarenta soles transcurrieron, Salió Jesus de la ciudad, seguido De aquellos que en su amor ha preferido; Y juntos dirigieron Sus pasos de Betania á las alturas. Alli de dó descubren las llanuras De Jericó, y las aguas estancadas Del Muerto mar, y las corrientes puras Del Jordan apacible, sus pisadas Detuvo la piadosa comitiva. Y alli por vez postrera La fuente de agua viva A raudales brotó libre y fecunda, La creacion entera A rescatar de servidumbre fiera. De aquel que en el error su imperio funda.

### LA ASCENSION.

H

Las últimas miradas Fijas aún en los que atrás se deja, Las manos levantadas, Bendice y aconseja La amada multitud de que se aleja.

Y en blando movimiento Como se vá en los aires elevando, Suavísimo concento Del cielo fué bajando, Montañas y llanuras alegrando.

Sobre intranquilas nubes
Se ciernen por miliares de miliares
Los fúlgidos querubes;
Y las tierras y mares
Atónitas escuchan sus cantares.

Cesa el sordo mugido
Del mar: callan los vientos bramadores,
Y el céfiro dormido
Se oculta entre las flores
Fijas sobre sus tallos cimbradores;

Y hombre, ni bruto, ni ave, Hubo alguno que osado interrumpiera Aquel silencio grave; Y hasta en la azul esfera Detuvieron los astros su carrera.

Que en calma religiosa La créacion asiste conmovida A la ascension gloriosa; Y un instante la vida Quedó en el universo interrumpida.

En tanto que en la cumbre Sigue del Redentor el blando vuelo La santa muchedumbre Con amoroso anhelo; Que van con él su paz y su consuelo.

Y aún á sus ojos brilla El sūave fulgor de su semblante, Cuando una nubecilla Se puso por delante Entre ellos y el Divino caminante.

¡O venturosa nube, Trono en el cual á su feliz morada El Rey del cielo sube! ¡O tierra malhadada De tan sumo tesoro despojada!

¿Qué habrá en el triste suelo De hoy mas, sino tinieblas y amargura, É interminable duelo; Si pierde ¡ ó desventura! Al que es de todo bien la fuente pura?

i A dó volver los ojos

De amarguísimo lianto escandecidos,

Que no encuentren enojos;

Si están oscurecidos,

De la luz celestial desposeidos?

¿Cómo gozar amores De aquel inmenso amor abandonados? ¿Ni cómo los furores Burlar de crudos hados, De tinieblas y sustos circundados?

Mas no; que el Sér divino En prenda nos dejó de eterna alianza, ¡Un faro diamantino Que alumbra en iontananza La limpida region de la esperanza!

La fé imperecedera, Claro destello de la eterna lumbre, Que en la mortal carrera, De nuestra servidumbre Aminora la horrible pesadumbre. Puerto de grata calma En medio á las borrascas de la vida; Suma virtud del alma Jamás enflaquecida Aún del báratro mismo combatida.

Hija en fin, predilecta,
Del supremo Señor de lo creado;
Tan pura y tan perfecta,
Que el árcangel malvado
Aún la guarda en el reino del pecado!

#### MARIA EN EFESO.

### III

En el negro horizonte
Del Gólgota de sangre enrojecido,
Miro el Sol de justicia, oscurecido;
Mas sobre el hondo valle y alto monte
Con mas benigna llama,
Luz y grato calor al par derrama
La Estrella de los mares,
Del gran rescatador en los altares.

Mas no vibra amorosa
Sus rayos puros en la patria amada;
En tierra de Sion muy apartada
Con la de Magdalum jóven hermosa,
Y Juan, el preferido,
Que al destierro á las dos ha conducido,
Vive, esperando el dia
De á la mansion volar de la alegría.

En Efeso, altanera
Se refugió Miriam, del odio insano
Por escapar del opresor romano,
Que con soberbia impia y saña fiera
Persigue á los que oyeron
La voz del Salvador y la siguieron,
De los dioses mentidos
Los altares dejando maldecidos.

Y en el destierro llora
La tierra del Señor santificada,
Por Juan y Magdalena acompañada,
Maria, de los ángeles señora;
Empero el sumo instante
Se acerca, en que ya libre el alma amante
De sustos y dolores,
Vuele hácia la region de los amores.

### IV

En la ribera undosa Del bello mar Icario, Del astro vespertino Al moribundo rayo. Ocultas en la sombra Al pié de algun peñasco, Se miran dos mugeres Cubiertas con sus mantos. Miriam y Magdalena Son, que los lares patrios Recuerdan afligidas En el confin estraño. Y Efeso en vano ostenta Sus torres y palacios, Sus plácidos jardines, Sus muros almenados, Sus límpidos arroyos Y sus feraces campos; Y en vano, en régia pompa, Los montes y los llanos Se cubren de aureas mieses, Pastores y rebaños: Lamentan [ay! las tristes, Del caro suelo patrio Las abrasadas lomas, Los ásperos collados; ¡ Que el alma nunca olvida Del pobre desterrado, Aquel hogar paterno Dó efimeros pasaron Sin penas ni zozobras Sus infantiles años!

¿ Qué son las linfas puras Del arroyuelo ciaro, Ni el céfiro apacible Que alienta sobre el prado, Ni el poderoso muro, Ni el opulento fausto, Ni en fin los bienes todos Del suelo hospitalario? — Alli, nada recuerda Del Redentor los pasos; Ni mármoles piadosos Conservan encerrados Alli de sus mayores Los restos venerandos. Por esto en las orillas Del piélago salado Tal vez siguen sus ojos Algun velero barco, Que en rumbo el mar divide Hácia los lares patrios. Y acaso entre sollozos Bañadas en su llanto.

Recuerdan la alta cumbre Del Libano argentado, Las encrespadas olas Del turbulento lago De Tiberiades, donde Jesus con firme paso, En medio á la tormenta. Al barquichuelo náufrago Llegó, dó sus amigos Lloraban angustiados, En la borrasca impia Viendo su fin cercano: O del feliz Carmelo Los picos azulados, Que acaso se confunden Con el etéreo espacio. Y brota de sus ojos Amargo y crudo ilanto, Mientras el rumbo siguen De algun velero barco Oue en medio al remolino Dei piélago salado, Navega majestuoso Hácia los lares patrios.

### V

Mas luego de la vida
Volvia la celeste desterrada
A la afanosa realidad; y unida
A la de Magdalum, jóven amada
Llevaba ardiendo en amoroso anhelo
El bálsamo divino del consuelo
Del mendigo á la choza derruida;
A la infeliz guarida
Del leproso á la vista repugnante,
Como madre solícita, anhelante,
Que en el seno materno al hijo caro
Guarda siempre amoroso y firme amparo.

Y al desvalido huérfano acorria, Y á la llorosa viuda consolaba; Y pobre de tesoros terrenales Con los menesterosos compartia Los bienes celestiales Que en su gran corazon atesoraba.

Y con las santas leyes nunca escritas
De la alma compasion, cuando su pecho
Cumplido habia, al templo dó el cristiano
De contricion en lágrimas deshecho,
A aquel de soberanos soberano
Sus preces elevaba,
Con Magdalena y Juan se encaminaba.

Y su divino labio alli á torrentes De la fé las verdades elocuentes Copioso derramaba
Sobre los fieles á su voz unidos,
Que escuchaban de gozo enardecidos
De su divino acento
El fecundo y piadoso enseñamiento.

Jamás aquella ley hija del cielo
Cuya base mas firme y mas segura
Es el divino amor, tuvo en el suelo
Tan elocuente esplicacion: la impura
Doctrina del pagano, combatida
Por la palabra de virtud y vida;
De su anterior prestigio despojada
Lidiaba aún, feroz, desesperada,
En sus ciegos furores,
Moribunda en verdad mas no vencida.

Aún surgen los altares
De los nefandos númenes traidores
Coronados de ofrendas y de flores:
Millares de millares
De hombres ilusos al error uncidos
Y en el mar del pecado sumergidos,
Lidian por el error: la sangre humea
De torpes sacrificios, en las aras
De Moloc y Belial, cuando aún el viento
De la mañana orea
Allá del negro Gólgota en la cumbre
La sangre del Señor, y monte y llano
Aún repiten su acento soberano,
¡Tibios aún de su divino aliento!

El robusto cimiento De esclavitud y torpe tiranía, Donde estaba sentada La majestad de Roma, ya cedia No al empuje violento De la bárbara plebe amotinada; Ni à la indomable y brusca acometida Del esclavo que rompe su cadena : En la sangrienta arena En vano, fuertes, Catilina y Graco Por la alm**a libertad honor y vida** Espusieron, y en rapto generoso Su noble sangre derramó Espartaco: La religion caduca ya vencida Del negro paganismo, Arrastraba el imperio al hondo abismo Desde la altiva cumbre.

La ciega muchedumbre,
Esclava del horrendo soberano
Del reino del dolor y la amargura,
Ardiendo en saña impura
A combatir se apresta frente á frente
La palabra de un Dios omnipotente:
Sus fuertes escuadrones,
Sus verdugos prepara y sus léones:

Mas, ¿qué son los tormentos.

Qué el número infinito de soldados,
De los fieles de Cristo denodados
Contra los indomables corazones?

No á la lid turbulentos
Ardiendo en torpe cólera se lanzan:
Oponen al furor la mansedumbre
Del divino cordero;
La blanda persuasion al crudo acero;
Y acaso el triunfo alcanzan
Aún só el yugo de férrea servidumbre,
Oponiendo al rencor de su tirano.
El amor y paciencia del cristiano.

Miriam fué la columna luminosa Que en la borrasca impía De la noche dei mai caliginosa, Fué à la naciente Iglesia claro guia: Cual madre cariñosa A los sencillos neófitos mostraba La eternidad y la escelencia suma De la ley que su labio predicaba. Y nunca humana pluma, Ni humana voz, ni entendimiento humano, Ni aún de los mismos hombres que vivieron Al lado de Jesus, y de él oyeron Su celeste doctrina; Ni el indecible encanto soberano, Ni la dulzura y persuasion tuvieron De aquella voz divina. Las profundas tinieblas que ofuscaban Aquellas mentes rústicas, cual nieve Acumulada en el invierno frio Que derriten los fuegos del estio, A la voz de Miriam se disipaban.

Así al ruido de su planta leve Los congregados fieles prorrumpian En himnos de placer : el crudo lloro Cesaba entonces, y en alegre coro Con unánime voz la bendecian.

#### VI

Pero ya la fructifera simiente
De aquel divino sembrador crecia,
A pesar de las recias tempestades
Que del báratro horrendo la malicia
Contra ella suscitó por mar y tierra,
Con suma esplendidez y lozanía.
La refulgente luz del Evangelio
En estensas regiones difundida,
No habia menester cuidado alguno
Para acrecer su liama siempre viva,
Y la reina del cielo, fatigada
De esta mansion de lianto y agenía,

Volvió los ojos hácia aquellos campos De perdurable amor y eterna vida.

De todos cuantos lazos amorosos A este destierro de dolor la unian Solo quedaba Juan : ya Magdalena, Compañera leal y tierna amiga, Volado habia á la mansion celeste, En el llanto dejándola sumida; Como una flor que al postrimero rayo Del sol en cuya luz su sér bebia, Cierra el rosado caliz lentamente Y sobre el leve tallo cáe marchita: Desde la muerte de Jesus, la jóven Privada de la fuente de agua viva En cuyas puras ondas mitigaba Su abrasadora sed; las purpurinas Rosas de su semblante, que á las sores Del plácido vergel dieran envidia, Perdió. — Jamás sus amorosos labios Volvieron á dar paso á una sonrisa; Y poco á poco, sin dolor ni susto Ni esfuerzo, fué apagándose su vida, Como en las ramas de la selva umbrosa La brisa de la tarde blanda espira.

Mas antes de partirse á los eternos Lares, aún visitar quiso María Los santos sitios dó la inmensa obra De nuestra redencion se vió cumplida; Y el deseo de su alma conociendo El amado y amante evangelista, Con ella se embarcó en velera nao Que enderezaba el rumbo á Palestina.

Serena está la mar: sobre sus olas Que las nocturnas auras leves rizan, Rápida voga la feliz galera De su carga inmortal envanecida. Ya divide orgullosa aquellos mares De plata y de záfir que las divinas Regiones bañan, fortunada cuna Del arte y de la egregia poesía. Surge Chio del pielago espumoso, Cual de un arroyo en la argentada linfa Levanta acaso el cisne su alba frente Que á los rayos del sol fúlgida brilla; Y cuando aun, al fin del horizonte Se ve como una vaporosa cinta, Lesbos, la pátria del sublime Alfeo Y de Safo la amante poetisa, En medio de las ondas se levanta, Cual Venus bella, como Juno altiva. Despues, la patria de *Esculapio* surge, La noble Delos; Rodas, la divina, Y Chipre, paraiso del deleite Dó fué la religion torpe lascivia. Y en breve, vacilando en el espacio, Como tal vez el águila atrevida

Cuando cerca del sol se cierne, vióse
Un punto negro en la region vacía:
Era el pico final de la montaña
Dó levantó un profeta en otros dias
Altares á Miriam y le dió culto;
Al través de las lóbregas neblinas
De lo futuro, alegre contemplando
A la Estrella del mar enaltecida.
Y el viaje prosiguiendo, á la alborada
Serena y pura del siguiente dia,
A vela y remo entró la leve nao
En uno de los puertos de la Siria.

#### MUERTE DE MARIA.

### VII

Era la noche: — en una vasta pieza
De la augusta mansion que viera un dia
Raudo bajar desde la suma alteza
El fuego de inmortal sabiduría:
Espiendente de luz y de belleza
Como en su verde edad, se ve á Mania,
La escelsa esposa del Señor amada,
Sobre un modesto lecho reclinada.

En derredor se agrupan silenciosos,
En grande multitud, de la divina
Ley, los mantenedores valerosos
Que ora el dolor mas improbo domina:
Allí oscuros aún los que animosos,
Su sangre verterán por la doctrina
Del Cristo, aguardan el fatal momento
En que rinda Miriam su último aliento.

Allí Santiago el justo, su quebranto
Entre calladas lágrimas devora;
Dá Pedro suelta rienda al crudo llanto
Que su dolor empero no aminora;
Mientra en los pliegues de su griego manto
Oculto Juan, inconsolable llora,
Y su dolor exhala en reprimidos
Ayes, y dolientísimos gemidos.

Y á la cárdena lumbre, vacilante, Que en rojizos manojos despedian Lámparas que del techo culminante Cadenillas de bronce suspendian, Y que como la péndola oscilante A compás en lo oscuro se mecian; Mas vasta parecia aquella escena, Mas lúgubre el pesar, mayor la pena. Mas súbito el silencio doloroso

Que interrumpiera solo algun gemido,
Rompió un acento vago, melodioso,
No semejante á terrenal sonido:
A aquel acento dulce, afectuoso,
Como del seno del Señor nacido,
Del cisne celestial postrero canto,
Cesó el dolor, interrumpióse el llanto.

Y ni el plácido arroyo que murmura
Bajo el ramaje de la selva umbría,
Ni el ruiseñor que canta en la espesura
Al espirar del moribundo dia;
Ni el céfiro suave en la verdura,
Del prado, ni la multiple armonía
Que en mañana feliz de primavera
Alza á su rey la créacion entera:

Ni el vago són de los tranquilos mares Cuando las playas besan adormidos; Ni el rumor de domésticos hogares, Bienes del corazon los mas queridos, Que en fatigas y túrbidos azares Para siempre juzgábamos perdidos, Y en velada aromosa de verano Percibimos confuso en lo lejano:

Ni la voz del amor que al anhelante Pecho, asegura la feliz victoria; Ni el clarin de la fama resonante Que canta al universo nuestra gloria; Ni en medio del desierto al caminante Que juzga el fin llegado de su historia, El creciente rumor, ya de él cercana Que mueve numerosa caravana:

Y ni el mismo cantar que en el altura Celestial, la suprema jerarquía Entona al Créador; puede en dulzura, Ni en amor, ni en suave meiodía Competir, ni en blandísima ternura, Con las postreras voces de María; Ni voz alguna en tierra ó mar ó cielo Jamás á tal dolor dió tal consuelo.

Háblales de su amor, divina fuente Que ha de correr perenne, inagotable, Sabroso amparo de la humana gente En la vida del cuerpo deleznable: Luego, de la bondad omnipotente, De la futura vida perdurable, Dó cabe á Jehováh, los escogidos Serán por su virtud enaltecidos.

Y como de una luz la débil llama, Mas vivos y fulgentes resplandores Al estinguirse en derredor derrama; Así la emperatriz de los amores Al espirar parece que se inflama Aún mas en los espléndidos fulgores De aquella eterna, engendradora lumbre, Que arde del Empiréo en la alta cumbre.

Y esplica á aquellos puros corazones
Del porvenir remoto los arcanos:
Caerán aquellas inclitas legiones
En que su orgullo fundan los romanos;
Y á pesar de verdugos y leones,
Alzarán vencedores los cristianos,
Signo de redencion al orbe entero,
De Dios el estandarte verdadero.

Y al través de revueltas tempestades Y encarnizadas y sangrientas lides, Triunfarán en desiertos y ciudades Los del Señor preclaros adalides: Azotes del error y las maldades, De la santa verdad nuevos Alcides, Opondrán el amor y mansedumbre Al furor de la torpe muchedumbre.

Y al cumplirse los tiempos, la semilla
De los soldados del Señor plantada,
Tal como el sol sobre los astros brilla
Lucirá al universo tremolada:
Y la palabra de verdad, sencilla,
Cual ley universal será acatada,
Y en uno refundidos tantos nombres,
A un solo Dios se humillarán los hombres.

Mas el hora sonó. — Los dulces ojos Fijó Miriam en la sublime esfera Sonriendo al dejar tantos enojos Que cercan esta vida pasagera: Y á medio abrir los bellos labios, rojos, Cual si en el seno del amor durmiera, Sin fuerza ni dolor voló su alma A las regiones de perenne calma.

Entonces los sollozos reprimidos
De aquel salon los ámbitos poblaron,
Y de fúnebre canto los sonidos
Trémulos en los aires se elevaron:
Los ecos de Sion adormecidos
Al rumor plañidero despertaron,
Y sus cándidas alas desparciendo
Fueron las graves notas repitiendo.

Cuando el próximo sol brilló en el cielo, En grande profusion preciadas gomas, Los fieles compitiendo en santo celo Llevaron y riquísimos aromas. Y cubierto el cadáver con un velo De finísimo lino, por las lomas Que de Getsemani cercan el liano Lento siguió el cortejo soberano. Y llegando al lugar dó abierta estaba
La mas afortunada sepultura,
El lecho depusieron que encerraba
Aquella flor de mística hermosura:
El astro vespertino iluminaba
Con trémulo fulgor desde el altura
La triste escena de dolor y luto,
Del mas piadoso amor postrer tributo.

Y durante los tres primeros dias
Velaron los apóstoles constantes
Del sepulero en las márgenes sombrias,
Con otros fieles de Jesus amantes:
Y de noche las blandas armonias
Repetian los ecos circunstantes,
Que acompañado de sus sistros de oro
Cantaba en el espacio el sumo coro.

Mas en el dia cuarto, un elegido Que de un país tornaba muy lejano, Y era aquel que tocar osó atrevido De Jesus las heridas con su mano, Y por ver á Miriam era venido; Obedeciendo á impulso sobrehumano Rogó á los otros que la losa aizaran Y los amados restos le mostraran.

De su dolor movidos levantaron
La losa, y con asombro descubrieron
Que no estaba Miriam dó la dejaron,
Y el sudario vacío solo vieron:
Entonces en el polvo se postraron,
Y las glorias de Dios enaltecieron,
Que quiso sublimar á tanta altura
Una mortal, terrestre criatura.

#### LA ASUNCION.

#### VIII

Es una noche plácida
Del abrasado estio (1);
El viento calla indómito,
Se aduerme el mar bravio,
Y espira el blando céfiro
Entre una y otra flor.

En las azules bóvedas De estrellas mil cercada, Su faz ostenta nitida La luna nacarada,

(1) La Virgen murió en la neche del 14 de agosto.

El llano y la alta cúspide Bañando en su fulgor.

Mas del Empireo súbitos
Raudales se desprenden
De viva lus: mil ráfagas
De fuego el aire hienden,
Y alto cantar de júbito
Se oyó en aquel confin.

Moviendo al par las cándidas Alas de nieve y oro, Cruza velos la atmósfera Entero el sumo coro, Hácia el estrecho límite Del plácido jardin.

Ya llegan : la marmórea Losa que tanto encierra Alzan, los rostros fúlgidos Humilian á la tierra, Ciegos al astro vívido Que osaron contemplar.

Mas el alado principe Que la falange impera, Y que á la diestra ciérnese De Dios en la alta esfera, Bajo el mirar fulmineo Pudo en la tumba entrar.

Como entre nubes diáfanas
Y fajas purpurinas,
Tras la borrasca lóbrega
Y en tierras ya vecinas,
Surge al cansado náufrago
Del sol la rubia faz:

Así entre lienzos cándidos Y delicadas flores, Bañado el rostro límpido De espléndidos fulgores La reina de las vírgenes Yace dormida en paz.

Entonce los arcángeles, Espíritus guerreros, Que cabe al trono altísimo De Dios, son los primeros, Y en cien batallas hórridas Vencieron á Luzbel;

Sobre sus alas rápidas
Pusieron á Maria,
Y con cantar melódico
Por la region vacía
Mas breves que el relámpage
Vuelan á dó está Ét.

#### IX

¡El hijo de su amor, el cariñoso Amigo, el padre y el amante fiel; El que lloró perdido, tierno esposo A cuya planta el sol es escabel!

¡A cuya voluntad generadora Del cáos tenebroso y á la par, Lució en el cielo la primer aurora Y la tierra surgió del ancho mar!

¡A cuya voz las roncas tempestades Conturban los dormidos elementos; Y se abisman los montes y ciudades, Convertidos en polvo sus cimientos! ¡Ante cuyo saber la ciencia humana Es miseria y vacía oscuridad, Y á cuya omnipotencia soberana Solo igualan su amor y su bondad!

Allí la aguarda en medio á la cohorte De espíritus de luz innumerables, En medio de los grandes de su corte Y en el seno de goces perdurables.

Y allí su asiento cabe el alto asiento Estará del Supremo Emperador; Respirará el aliento de su aliento Y anegaráse en su inefable amor.

Y casi igual al sumo poderio Por la misericordia y la piedad, Astro Miriam de amor, sereno y pio, Lucirá en la infinita eternidad.

# EPILOGO.

## CORONA POÉTICA DE MARIA.

I

O tú, cuyo poder creó la luz del dia, Inmenso manantial de amor y poesía Y santa inspiracion; Un rayo de tu luz á mi anublada mente Envia, y tu vigor le presta omnipotente Al debil corazon:

¿Cómo, si no, cantar en lenguas terrenales Profana inspiracion y símiles mortales, La lumbre perenal; De aquella blanda luz que cabe á tí destella, Fuerte como el amor, cual la esperanza bella, Como la fé inmortal?

No es signo del poder que impera y que [castiga

Y cuya fuerte voz á la obediencia obliga
La torpe humana grey:
Símbolo del poder que ampara y que perdona
Su cetro es la piedad, de amor es su corona,
La súplica su ley.

Fanal encantador, alumbra en lontananza Al misero mortal cual sueño de esperanza Un plácido jardin; Dó cabe al Crēador, las almas escogidas En goces vivirán inmensos sumergidas Y júbilo sin fin.

Dá pues, Sumo Señor, un rayo de tu lumbre, A mi razon mortal, porque á la escelsa cumbre Pueda feliz volar; Y á mi confusa voz la plácida armonía

Que entonan at morir del astro rey del dia El cielo y tierra y mar.

Su esplendorosa luz mi noche tenebrosa Inunde, y tu piedad quebrante poderosa Mi triste esclavitud:

Que solo así alcanzar pudiera el ronco acento Que exhala el corazon en afanoso aliento A tanta escelsitud.

MARIA AMANTE.

11

Nació Miriam á este mundo Tan perfecta y acabada, Así en las dotes del cuerpo Como en las prendas del alma,

Que no ya á los flacos seres De nuestras razas humanas, Allá en el celeste coro Pudiera servir de pauta.

Mas si en virtud y hermosura Y saber fué la mas alta, A ser en todo perfecta, Fué en el amor estremada.

Amor, la ley poderosa Que entre si encadena y ata Las partes del universo Mas distintas y apartadas.

Por la cual, sobre la tierra Brotan fecundas las plantas, Mientras la plata y el oro Se funden en sus entrañas.

Por ella los mansos rios A la mar llevan sus aguas, Y vuela el ave en el viento Y el pez en las ondas nada.

Y los mundos infinitos Que en medio al espacio vagan, Entorno al sol que es su centro Amantes siguen su marcha.

Y desde el astro fecundo Que es de los cielos monarca, Hasta el granillo de arena Que se confunde en la playa:

No hay viviente criatura Ni átomo en la inanimada Materia, que no se humille A aquella ley soberana.

Amor es del poderío Supremo, inmensa palanca; Vida allá en la eterna altura, Y en la tierra vida y alma.

Por tanto la suma ciencia Dió á Miriam parte tan larga De la llama generosa Que de sí fecunda mana;

Que no ya la estirpe impura Enfermiza y limitada Del hombre; ni las eternas Nobilísimas sustancias. Que ante su inmutable trono En su mismo ardor se inflaman, De amor en el puro fuego Pudieron nunca igualarla.

Que entre los ángeles mismos Prendió la simiente amarga Que dá por amargo fruto La ingratitud é inconstancia.

Así el arcángel maldito Ardiendo en soberbia ingrata, Arrostró las iras sumas En sacrílega batalla.

Mas al nacer la doncella De antemano señalada A ser feliz mediadora Entre Dios y nuestra raza:

Sobre su cándida frente De su amor y de su gracia Derramó las aguas puras La potencia soberana.

Y como á tan altas dichas Despues de penas tan arduas Allá en su mente suprema Jehováh la destinaba:

Como incontrastable escudo En las terribles batallas, Fé y amor inmensos dióla Y dióla inmensa esperanza.

Y el corazon defendido Con esta triple coraza, Díjola Dios: « ¡ Nace al mundo Y serás mi esposa amada! »

MARIA CREYENTE.

III

Hija del amor querida, Generadora lumbrera Que guias al débil hombre De la vida en las tinjeblas:

Consuelo en el infortunio, Amparo en nuestra flaqueza, Fuego sacro desprendido De la omnipotente hoguera: Virtud de las fuertes almas Que á la par de Dios sustentas La frágil, humana arcilla, En las mas terribles pruebas:

Sublime fé, que en el trono De Dios, cabe á Dios te asientas, Entre las altas virtudes La mayor y la primera.

Tú, que siempre en esta cárcel Humana, viviste estrecha, Hallaste en Miriam un trono Mas grande que tu grandeza.

Que por profundos arcanos De la suma Omnipotencia, Ella sin ti no seria, Ni existieras tú sin ella.

En anteriores edades Eras tú la luz incierta Que así ilumina el escollo Como la amiga ribera;

La luz que al náufrago alumbra Al rugir de la tormenta, No de salvarse el camino, Sino el riesgo en que se encuentra.

Mas al nacer de Maria, Y existiendo al par con ella, Subsiste á ser fé cristiana De mentida que antes eras.

Y desde entonces al mundo Que sin tí camina á ciegas, En el cielo, eterno faro, Alumbras la recta senda;

Mostrándole en lontananza Allá en la region suprema, El plácido puerto, amigo, Dó hallarán fin sus miserias.

Por eso la casta virgen Que en sus entrañas maternas Llevo al que es la fuente pura De la virtud verdadera;

Se abrasó en tu ardiente lumbre Con tan insigne creëncia, Que ni un punto de su vida Vaciló su fortaleza.

Y fijos entrambos ojos Allá donde el Sumo impera, Al traves de los dolores, Males y sustos que cercan Al hombre, y que muy mas crudos Desgarraron su alma tierna, En proporcion que escedia La comun naturaleza:

Siguió impávida el camino, Si atormentada, serena; Que en tus raudales bebia Mas que seráfica fuerza.

Y ora del hijo cercana Allá en la sublime esfera, Por dosel tiene su trono, Por alfombra las estrellas.

Y á los viajeros mortales Que arrastran sobre la tierra Llenos de pena y zozobras Su miserable existencia;

Desde el lugar sublimado Que de Dios mismo á la diestra Ocupa, amante sonrie, De futura paz emblema.

Y nuestras tiernas plegarias Y nuestras amargas quejas, Por ella son recibidas Y presentadas por ella.

MARIA ESPERANTE.

#### IV

De ardiente amor y fé pura Emanacion altecida. Como los ángeles bella, Como los cielos divina:

Virtud que el Omnipotente Crēó con una sonrisa Cuando sobre tantos mundos Sopló el fuego de la vida:

¡Alma Esperanza! del hombre Leal y constante amiga, Que de la cuna al sepulcro Su oscura noche iluminas;

Poder que cuando las otras Fuerzas del alma se humillan, Ante el crudísimo embate Del dolor y la desdicha; Alza la cándida frente Que entonces fúlgida brilla, Y al cansado caminante Sostiene á un tiempo y le guia.

Tal de las roncas tormentas En medio á las crudas iras, El flaco arbusto se salva Cuando rota cae la encina.

Empero, hasta que del mundo Pisó la cárcel maldita, Aquella vírgen escelsa Dó el Sumo Sér se reclina:

No fué tu amorosa lumbre Sino vacilante chispa, Que al acaso entre tinieblas Brillaba y desparecia.

Mas al posarte en el alma De la muger elegida A ser de la fé del cielo Primera sacerdotisa;

Al complemento llegaste De tu esencia enaltecida, Que ella de tí fué en la tierra Encarnacion peregrina.

Como tú, virgen y pura, Casta como tú y sumisa, Como tú hermosa y modesta, Fuerte como tú y benigna.

Y como aquella columna Que allá en la arena intranquila Del desierto, iluminaba A la nacion escogida;

Que opaca en las claras horas Del sol, en la noche umbria Inmensa faja de fuego La marcha trazaba escrita:

Así tú al mísero humano, Fanal perenne, encaminas, Al través de este desierto Borrascoso de la vida;

Mas nunca desde la aurora Primera que purpurina Anunció al vasto universo Del primer sol la venida,

¡Animara humano pecho Tu llama plácida y viva Con fulgor tan generoso, Como el pecho de Maria! Que nunca hubo criatura A quien fueran prometidas, A través de tantos males, Venturas tan inauditas.

Flaca muger, engendrada De carne mortal, que un dia Debe ser madre dichosa De un Dios; pudibunda inclina

La frente, y á los dolores Inmensos, como á las dichas Que el mismo Dios le promete, Valerosa se resigna.

Y esperando el cumplimiento De las promesas divinas, En su puro amor se aniega Y en su firme fé confia

#### MARIA DOLIENTE.

V

¡Dolor, dolor! — Férreo yugo Que la mano poderosa De Dios, impuso en la tierra Contra amor, placer y gloria.

Poder de cuya existencia Lució la primer aurora Con el delito primero Que registran las historias.

Aquella primera falta Que en la mansion deleitosa Del perdido Eden, la madra De la gente humana toda,

A instigacion cometiera De la serpiente engañosa, Cuya implacable malicia Aún nos atormenta ahora.

Crisol donde se aquilatan, Se depuran y valoran Las mas inclitas virtudes Que el humano pecho adornan:

De la fé sublime escuela, Contienda de amor heróica, Dó en proporcion del peligro Mas ilustre es la victoria: Palenque dó la esperanza Se ejercita y desarrolla, Pues sin tu embate es inútil Su fuerza reparadora:

Contrapeso inevitable Que á domar nuestra orguilosa Naturaleza, dispuso La voluntad creadora;

Poder en fin, cuya fuerza A tanto en la vida monta, Que sin estar adunadas Las tres virtudes gloriosas

Que son en el universo Imágen deslumbradora De la trinidad suprema Que el mar y los vientos doma;

A sus tremendos embates Debi itadas y rotas, Sucumbieran una á una Cediéndole la corona.

Tú de Miriam en el alma Hiciste heridas tan hondas; Tales torrentes vertiste De envenenada ponzoña

En el purísimo seno De aquella casta paloma, Que entre Dios y los humanos Fué divina intercesora;

Que sin la fuerza invencible De la llama generosa De eterno amor y fé pura Y esperanza animadora,

Que en su pecho inmenso ardia, Trina, incontrastable antorcha; Vencida acaso. doblara Su frente á tales congojas.

Desde el instante supremo En que de la etérea bóveda Partió el paraninfo, nuncio De la nueva portentosa

De la redencion del mundo: ¡Cuántos sustos y zozobras, Cuántos agudos pesares Desgarraron su alma heróica!

Madre pierde al hijo caro, Huérfana á su padre llora, Y viuda deso!ada Es ya la que fuera esposa. Y estas penas que ai humano Tan crudamente acongojan, Cuando en el mar de la vida Vienen distantes y solas:

Juntas, terribles, sañudas. En el corazon se agolpan De Miriam, y lo desgarran Con ansia devoradora;

— Mas en la ruda palestra Triunfa la escelsa matrona, Y el negro báratro gime Confesando su derrota.

#### VI

Así Miriam fué en la tierra, Que desde la enorme culpa De nuestra primera madro Yacia en noche profunda,

La liama de amor sublime, De la fé lumbrera augusta, Y de la blanda esperanza Antorcha serena y pura.

En ella el Omnipotente De las humanas angustias Apiadado al fin, enviónos Consuelo y paz y ventura.

Y en vano allá del Averno Aquella ominosa turba De arcángeles maldecidos Que bajo el pendon se aduna

Del feroz Luzbel, en saña Ardiendo implacable, ahulla, Exhalando en gritos roncos Su torpe, impotente furia.

Y en vano, sobre la tierra Generaciones ilusas, Del negro error defensoras Contra la alma verdad pugnan;

Que como el sol en el cielo Con fulgor mas vivo alumbra De una deshecha borrasca Tras la espantosa pavura

Tal del torvo paganismo Tras la impenetrable bruma, Lució el sol del Evangelio Con luz perenne y fecunda. Mas al ver su disco claro Brillar en la eterna altura, Los númenes del Erebo De nuevo á nefanda lucha

Se preparan, ostentando La temeraria bravura Del que en el mortal combate Su sola esperanza funda.

Mas con la primer derrota Que en la lid primera, injusta, Sufrió su rebelde brio Contra la potencia suma:

En conciliábulo torpe La inmensa falange, impura, A despecho de su audacia Con mil temores fluctúa.

Mas no puede en tantos odios Vencer la pérfida astucia, Y ya, al hirviente coraje, La sed de venganza triunfa.

Que en la cruz que allá del Gólgota Domina en la negra altura, Ven los ángeles perversos De sus altares la tumba.

Como acorralada fiera Que ve imposible la fuga, Y á perros y cazadores Se revuelve furibunda:

Así Luzbel maldecido, A quien su rencor abruma, Prepara el último alarde De su pujanza consunta.

Y el labio cárdeno, tinto De sanguinolenta espuma, A la ardua lid se abalanza Con desesperada furia.

Al grito feroz de guerra El báratro se conturba, Y las maldecidas haces Se desparraman confusas

Sobre la tierra : de Cristo Los soldados fuertes luchan : Corre á torrentes la sangre En montañas y llanuras;

- Pero Miriam los acorre Desde el cielo en la ardua pugna, ¡Y esplendorosa y triunfante Sale la fé con su ayuda!

#### VII

Maria fué la milagrosa fuente Entre espesos zarzales escondida, De cuya linfa pura y transparente Brotó copioso el manantial de vida: Creóla para sí el Omnipotente, Entre todas las otras elegida, Y á completar su esencia soberana Hízola madre de la fé cristiana.

#### LA FÉ CRISTIANA.

#### VIII

«¡Haya luz!» dijo Dios.— Aún turba el Con terrible rumor su voz divina, [viento Y ya luce en el vasto firmamento La primera alborada matutina:
Mil mundos con pausado movimiento Marchan á dó su amor los encamina, Y en un instante el universo adulto Rinde al Sumo Hacedor devoto culto.

De árido pedregal manan las fuentes
Y á confundirse van al manso rio,
Y el rio con sus diáfanas corrientes
Se arroja en medio al piélago bravio:
Surgen los montes, brotan los torrentes,
Y á la voz del Supremo poderio,
De seres mil, millares de millares
Van á poblar el viento y tierra y mares.

¡Hay un Dios! — Le tributan homenage La encina secular en el altura, El zumbador insecto entre el follage, El cristalino arroyo que murmura; En su tierno, dulcísimo lenguage, Le canta el ruiseñor en la espesura, En su gruta el léon con su rugido, Con su arrullo la tórtola en su nido.

¡Hay un Dios! tierra y mar, y fuego y [viento

Cantando van á un tiempo en su alabanza;
Revela su hermosura el firmamento,
La tempestad su túrbida pujanza;
Su infinito saber el pensamiento,
Su bondad infinita la esperanza,
El almo sol su brillo soberano,
¡Su vasta inmensidad el Océano!

Solo el hombre infeliz erró el camino, ¡Ceguera incomprensible y lastimosa! El mas perfecto sér que al mundo vino, De Dios la criatura mas preciosa; El Soberano del Eden divino, Aquel á quien su mano generosa Dió un fulgente destello de su ciencia, ¡Ese solo dudó de su existencia!

Dudó; — fué mas allá: — ; negó el men[guado

Que hubiera un Dios, en su febril locura! ¡Negó al Señor, el Rey de lo creado! ¡Renegó del Criador la criatura! Él, miserable siervo del pecado, Ardiendo en saña y en soberbia impura, ¡No hay mas Dios, esclamó en su desatino, Ni mas ley ni mas freno que el destino!

¡El destino! — Dios ciego que un demente A su antojo formó, como él pequeño; Monstruosa creacion de insana mente, Mentida sombra que abortó un ensueño: Al bien como á los males impotente, Mirando sin favor ni torvo ceño Al vicio y la virtud, y así al verdugo Como al que espira só el infame yugo.

O bien, astro fatal cuya carrera
Es dó tiene la muerte su dominio;
Divinidad terrifica que impera
Sobre campos de sangre y exterminio:
Monstruo devorador, cuya hambre fiera
No saciada en el lúgubre triclinio,
Le impele á devastar con ciego encono,
Y asienta entre cadáveres su trono.

Si á todo pone fin la cruda muerte, ¿A qué el renombre que el mortal ansia? Si todo ha de parar en polvo inerte, ¿A qué tanto anhelar, tanta agonía? ¿Para qué la virtud del varon fuerte? ¿Para qué la inspirada poēsía? El númen de los cantos inmortales, ¿Qué busca en tan desiertos arenales?

¿Dejó su asiento en el sublime coro, Abandonó las salas diamantinas, Para cernerse acá con triste lloro Sobre desolacion, luto y ruinas? Y el eterno laud de cuerdas de oro, Las armonías del Eden divinas, ¿Qué entonces fueran, sino duelo y llanto Digno cantar en infortunio tanto?

El himno funeral que el cisne entona Al cerrar á la luz sus tristes ojos; De funebre ciprés mustia corona Que anuncia de la muerte los despojos; Viento que gime en solitaria zona Entre zarzas estériles y abrojos, ¡Sin hallar una planta, un eco amigo Que repita su voz y le dé abrigo!

¿Qué es el hombre lanzado en esta tierra, Sin la luz de la antorcha soberana, Sin el raudal de júbilo que encierra La fuente pura de la FÉ CRISTIANA? Muévenle sus pasiones cruda guerra, Y si la débil fortaleza humana Opone solo á su tremendo embate, ¿Cómo vencer en el mortal combate?

Cual la flor que en fructifero terreno
Con la llama del sol vivificante,
Gala y orgullo del pensil ameno,
Crece olorosa y bella y rozagante;
Transplantada despues á suelo ageno
Pierde su esplendidez, su olor fragante,
Y á darle nueva vida, estraño fuego
Nunca es bastante, ni amoroso riego:

Así el débil mortal á la flaqueza
Del propio corazon abandonado,
Camina de este mundo en la aspereza
De negras sombras y de horror cercado:
Víctima del temor y la tristeza,
Con la ominosa carga del pecado
Pesando siempre en los cansados hombros,
Se arrastra entre zarzales y entre escombros.

Que es su fé vacilante, su amor frio, Su caridad mezquina y limitada, Su pensamiento el caos ó el vacío, Tinieblas el fulgor de su mirada: Su ardimiento temor, flaqueza el brio, Miseria su ambicion, ¡su ciencia nada! Júzgase un dios en su dellrio insano, ¡Y ante el trono de Dios es un gusano!

Todo lo que su escasa inteligencia
Crea, pasa veloz. — De cien naciones,
¿Dónde ahora la fama y prepotencia?
¿Qué fué de los temidos Faraones?
¿Qué del griego poder, la clara ciencia?
Imperios y ciudades, religiones
Y leyes y costumbres — ¿dónde fueron?
¡Ay!¡en polvo fugaz se convirtieron!

Del Eufrates undoso en la ribera,
Acaso busca el docto peregrino
Dónde fué la metrópoli altanera
Del vasto imperio del famoso Nino:
Restos, cenizas fúnebres dó quiera
Embarazan el lúgubre camino,
Y el eco de su voz solo retumba
Só el techo de la inmensa catacumba.

Todo era miedo y lianto y desventura En las tinieblas de la noche humana; El mundo era una vasta sepultura Dó reinaba la muerte soberana: Cuando tú, Sumo Dios, tú, fuente pura Dó la santa verdad copiosa mana, Del Sinai celestial bajaste al suelo A darnos en tu ley vida y consuelo.

Lucha en vano el error. — Hombres oscuros Se lanzan á la lid con fas serena : «¡Morir para vencer!» gritan seguros, Y en sangre bañan la ominosa arena : Ya tiemblan los satélites impuros Al ver el entusiasmo que enajena A las sagradas víctimas, y el flero Dejan caer, ensangrentado acero.

Y no solo los suertes campeones Arrostran el poder de los tiranos; Las vírgenes de tiernos corazones, Las esposas, los débiles ancianos, Inermes al suror de los sayones Se entregan, y á los tigres africanos; I Y la madre talvez, en santa ofrenda, Presenta de su amor la única prenda!

Brotó la luz: — Llegó á su complemento La humanidad maldita y degradada; La tierra, el mar, los ámbitos del viento Repitieron la nueva deseada; Y del báratro al fondo turbulento La falange de espíritus malvada, Huyendo se lanzó del númen fuerte, Unico triunfador contra la muerte.

¡Bella, inmortal, benéfica, divina, Omnipotente fé, siempre triunfante! Del alma fortaleza diamantina, Que miedo infunde al infernal gigante; Fuente de amor serena y cristalina Que ofrece grata sombra al caminante. Y con sus puras ondas le convida En medio del desierto de la vida:

Faro amigo que surge en lo lejano Al náufrago infeliz en noche oscura, Cuando rugiendo airado el Occeáno Y llena el alma de mortal pavura, En vano esfuerza la cansada mano A luchar con su indómita bravura, Y al ver la luz en la ribera anslada Cobra vigor y con aliento nada:

Sublime fé, del hombre compañera, A sus trémulos pasos docto guia; Unica luz de claridad sincera, Unica inspiracion que no estravía: Unico amigo cuya voz severa Nos consuela y ampara en la agonía, Mostrándonos risueño en lontananza El puerto que soño nuestra esperanza.

¡Salve, pura centella desprendida
Del foco immenso de la eterna lumbre!
¡Salve, perenne manantial de vida
Que brotaste del Gólgota en la cumbre!
Tú eres el ígneo rayo que intimida,
El íris de la paz y mansedumbre,
De todo bien generador fecundo,
¡Ciencia, virtud, poder, alma del mundo!

# UN CUENTO DE AMORES.

|   | - |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |

# UN CUENTO DE AMORES.

**∞>≥<∞** 

### INTRODUCCION.

Mas allá de Villodrigo Y mas acá de Celada, Yendo de Madrid á Burgos, Desde el camino se alcanza, Una legua tierra adentro, Cierta iglesia solitaria Sobre un cerro, y que parece Pobre ermita abandonada. Mas no es así : pues del cerro En la contrapuesta falda, Y entre otros muchos cerrilios Que el terreno desigualan, Hay tendido un pueblecito Que se esconde á las miradas, Mas cuyo fecundo seno Tesoros avaro guarda. Su nombre es harto poético, Aunque no está en ningun mapa Ni se lee en ninguna historia: **Villal**demiro le llaman. Anchos arroyos le cruzan, Con cuyas parleras aguas Reverdecen las laderas Sus montañuelas enanas; Y á la salida del pueblo Entre la espesa enramada, De un bosquecillo de sauces Que en los arroyos se bañan, Y de algunos cientos de olmos Que sobre ellos se levantan, Yacen de un viejo palacio Las enmohecidas tapias. Palacio sué: en los dinteles De sus roidas portadas Conserva, aunque ya borrados, Sus nobles escudos de armas:

Y en los severos contornos De su destruïda fábrica Se ve la forma que Herrera A sus edificios daba. Las cuatro cuadradas torres Ya de sus ángulos faltan. Y tejas cubren los techos Que cubrieron las pizarras. Rotas maderas ocupan Los huecos de las ventanas Que ocuparon algun dia Bellas vidrieras pintadas. Tras ella cuelgan sus telas Las cazadoras arañas, Donde sin duda otro tiempo Ricos tapices colgaban. Hoy sirven los aposentos De graneros: sus labradas Techumbres son el asilo De las golondrinas : lavan Sus ropas en el estanque De su parque las zagalas; Y en las yerbas, que á las flores Que dió algun dia reemplazan, Se apacentan las ovejas Y los pastores descansan. En vez de amantes endechas Cantadas al són de un arpa, Se oyen al de un caramillo Las campesinas tonadas. Mas todavía el viajero Y el vago artista, que pasan Por junto al viejo edificio, A contemplarle se paran. Y aunque de feudal grandeza No escita memorias altas, Ni bien del decimo-setimo Siglo, la noble arrogancia Casi recuerda, los ojos Aún con placer lo repasan. Aún del pintor y el poeta

En las pensadoras almas Gratas ideas escita Que deleitan si no encantan. Aun queda un vago misterio Entre sus viejas murallas Que anima dulces memorias De edades mejor pasadas; Y aún puede dar este valle Y este abandonado alcázar Risueño paisage á un lienzo · Y á un libro leyenda grata. Yo, pues, que aunque escaso en númen Y pobre asaz en palabras, Gusto de añejas historias Y hallo placer en contarias, Por los puntos de mi pluma A estender sobre estas páginas **Voy una historia de amores :** Que si á escribirla alcanzara Como yo me la imagino Bien valiera el escucharla. Es una historia sencilla, De la centuria pasada, Del tiempo de Don Felipe De Borbon, quinto en España. Cuadro tranquilo y risueño Que á pedazos se engalana Con flores que en el paisage La poesia derrama. Historia que no anhelando Volar por regiones altas, De la rastrera paloma Se contenta con las alas: Y no aspirando á elevarse Con el soplo de la fama Se dará por muy servida Si, en un libro encuadernada, Sir**ve tal v**ez del invierno En noche aterida y larga Para entretener un punto A alguna doncella cándida, O algun hastiado viejo, O tai vez, si es que á ser tanta Alcanzase mi fortuna, A alguna elegante dama Que con su lectura olvide De algun galan la tardanza.

#### CAPITULO 1.

Próximo el sol á su ocaso, Y entre cárdenos celajes

Y nubes de oro y de púrpura Amagando ya ocultarse, Vertia en rayos oblicuos La tibia luz de la tarde Por los cerros que aprisionan De Villaldemiro el valle. La sombra del montecillo A cuyo pié el pueblo yace, Se iba haciendo, aunque no apriesa, Cada momento mas grande. Y ya del astro del dia Los postrimeros raudales De luz, doraban apenas Las puntas de algunos árboles, Desde cuyo alto y espeso Y ameno y fresco follage, Le despedian con trinos Y con gorgëos las aves. El aura que mansamente Oreaba sus ramages, Mecia las verdes hojas Con armonia agradable. Del pastor que recogia Su ganado, encamin**ándose** A su aprisco, se escuchaban A lo lejos los cantares: Y el cencerro de los mansos Con su són ronco y salvage; El ladrido de los perros De los rebaños guardianes; La voz de los labradores Que tornan de aus afanes Platicando, o con sus voces Alarmando sus hogares, Y avisando á sus hijuelos, Que al contin del pueblo salen; El són de los esquilones Que á las oraciones tañen, Con el agudo repique Que lento propaga el aire; El humo que en él se pi**erde** Escapando en espirales Por los huecos que en las choses Vez de chimeneas hacen, Cuyos vapores azules, Con el sol transparentándose, Formas fantásticas toman Cuando en su luz se deshacen; Y el color cárdeno y rosa Que de ocaso derramándose Al empesar el crepúsculo Refleja por todas partes De la tierra que abandona, A este campestre paisage Dan armonia tranquila Y tono halagueño y suave. Sumiose completamente El sol, y el fanal errante

De la luna en su creciente Fué poco á poco animándose, Y el aún incompleto circulo De su misteriosa imágen Se reflejó poco á poco En las aguas del estanque. Se alzó la nocturna brisa, Y el aura purificándose, Con su soplo hizo á las flores Abrir un punto los cálices. Brotó su escondido aroma, Y en el aura derramándose, Con campesino perfume Llenó el pintoresco valle. De esta manera, una noche Del mes de mayo empezándose, En la cual es el principio De la accion de mi romance, Por el estrecho sendero Que del palacio delante Pasa, y cruzando el sotillo De melancólicos sauces Que le cerca, baja á espacio Forastero caminante, Ginete en un potro negro Y hácia el lugar acercándose. A la puerta del palacio Que sobre la senda cae, Una muger en silencio Le contempla aproximarse. Bajó el viajero la cuesta Y el bruto, en lo llano hallándose, Alzó relinchando el trote Mostrando su noble sangre, Y entró por bajo los olmos Con tan poderoso arranque, Que el prudente caballero Tuvo al fin que refrenarle. Llegó en esto del palacio Ante la puerta, y mirándose Frente á la muger, que en ella Seguia inmoble mirándole, La dijo en tono cortes Ligeramente inclinandose: «¿Podeis hacerme merced, Buena muger, de indicarme Alguna casa en que quieran Por esta noche hospedarme? » La muger que continuaba A sombra de los umbrales Casi oculta, y sus facciones Sin que percibir dejase, Le respondió, con atenta Voz: « No será eso muy fácil, Señor caballero: el pueblo No tiene para hospedage Posada alguna, no slendo Jornada á ninguna parte.

¡Flor! » dijo adentro una voz;
Y ella dijo : « Aquí estoy, padre.
¿Quién es? pregunto el de adentro
Un forastero.

— ¿Qué trae? — Mucha fatiga y un poco -De plata que acaso alcance Para pagar de esta noche, Si le encuentra, el hospedage. » Esto dijo el caballero Sobre las crines echándose De su caballo al de adentro Dirigiéndose y no en balde : Pues á los pocos momentos, Con un candil alumbrándose, Salió al umbrai de la puerta Un anciano venerable Que le dijo, de hito en bito Sin dejar de examinarle: « Caballero, pues por tal Os dá vuestro porte y trage; Aquí no hay posada alguna Dó os admitan; mas si os place Recuperar vuestras fuersas Para seguir vuestro viaje En esta mansion humilde, De cuanto en ella se hallare Sirviéndoos, echad pié á tierra Y entrad : mas dejando aparte El dinero, que con oro No se pagan voluntades. — Quien quier que scais, anciano, El cielo la vuestra os pague; Que es generosa y la aprecio En todo cuanto ella vale. » Y asi diciendo el viajero De su caballo apeándose, Entró en la casa, el anciano Hácia las cuadras guiándole. Mostróle un pesebre y heno Con que poder establarie. Colgó el candil en un clavo, Y al forastero acercándose, A desensillar el potro Comenzó atento á ayudarie; Mas no era el recien liegado Estraño á quehaceres tales, Pues lo hizo tan fácilmente Y en tan rápidos instantes Que hizo que cortés el viejo Su destreza celebrase. Agradecióselo el mozo, Mas sin dejar de ocuparse Del potro que le era objeto De minuciosos afanes. Le echó una traba á las manos Porque no se maitratase; Su doble capa en los lomes

El sudor para guardarle,
Y una palmada en el cuello
Cariñosamente dándole,
Volvióse al anciano huésped
Diciendo: « Cuando gustareis. »
Echó adelante el anciano
Con el candil alumbrándole,
Y el viajero de la cuadra
Dió media vuelta á la llave.
Relinchó el caballo: el dueño
Dijo alto: «¡Quieto, Brillante!»
Y tomó la ancha escalera,
En el palacio internándose.

#### CAPITULO II.

Despues que hubieron cruzado Por tres solitarias piezas Que en los dueños de la casa Acusaban indigencia, Pues adornos no se vian Ni aun casi muebles en ellas: Alumbrando al forastero Llegó el viejo ante una puerta A través de cuyos quiclos Se veia luz; y abriéndola Ante el mozo : « Entrad, » le dijo Haciéndole reverencia. ---Entró el viajero en la estancia Y halló en su centro una mesa Como de labriego franca, Como de pobre modesta. Limpio mantel la cubria, Que aunque de trama grosera, En su estremada blancura A la nieve se asemeja. Platos de vidriado barro, Y cubiertos de madera, Con vasos de asta la cubren Y blanco pan, que aun huméa. Dos taburetes de roble Y un gran sillon de baqueta Ocupan entrambos lados Y el sitio de cabecera: Y una muchacha que cumple Diez y slete años apenas, De pié al lado del sillon, Que el viejo se siente espera. Mas este hácia el caminante La canecida cabeza Tornando, de aquella silla Le brindó la preferencia.

Ocupóla á su pesar El forastero; á su diestra Sentóse el viejo, y la niña Tomó lugar á su izquierda. Bendijo la mesa el viejo Con breve oracion secreta, Y á una voz de la muchacha Entró un jayan con la cena. Y como en toda la historia Es esta la vez primera Que juntos sus personages Y con buena luz se encuentran, Contemplémoslos despacio, Mientra ellos tambien se enteran Unos de otros en silencio Antes de tomar franqueza. El viejo es hombre robusto Que aunque raya en los sesenta, En su esterior todavía Agil y sano se muestra : Los años por él pasados, Trabajos y acaso penas, Han dejado en sus facciones Largas é indelebles huellas. Su ancha calva, y de su barba Las lacias y blancas hebras; Las arrugas de su frente Despejada, alta y serena; Las miradas de sus ojos **Do**nde clara reverbera La calma de la honradez, La luz de la inteligencia; Sus palabras comedidas Y sus muy graves maneras, Reclaman en favor suyo El respeto y deferencia. Y aunque entre toscos ropages Su noble persona envuelta, Al través del burdo paño Algo de grande revela.

El forastero es un mozo Que años veinticinco cuenta: Con un semblante espresivo Y una gallarda presencia. Sus negros ojos que brillan Bajo sus arqueadas cejas: Su frente tranquila y ancha, Su nariz algo aguileña, Su boca algo desdeñosa, Y su tez algo morena, En él fácilmente acusan La osadía y la nobleza. Sus blancas manos, su riza Y cuidada cabellera, Su bien cincelado estoque Y una riquisima piedra Que en un primoroso anillo

Engastada, al dedo lleva, Prolijamente declaran Su noble sangre y riqueza.

La muchacha que á su lado Y frente al viejo se sienta Es una rosa de abril, Liena de aroma y belieza; Es un lucero humanado, Un angel sobre la tierra, Como en sus versos amantes Suelen decir los poetas. Sus negros ojos que adornan Largas pestañas espesas Cuya sombra se dibuja En su tez rosada y fresca; El delicado contorno De su virginal cabeza, En que de negros cabellos Cuida dos ricas madejas Que en su vértice recoge En dos abultadas trenzas: La sonrisa imperceptible Que en sus labios juguetea: Su cuello, en cuya piel suave Y blanca, se transparenta El puro azul enramado De sus delicadas venas; Y la espresion peregrina De candidez y modestia Derramada en sus facciones **Y en sus m**odales, demuestra Que no es su fina hermosura Hija de tan pobre aldea, Ni flor tan pura han podido Crear aquellas laderas. Tales son los personages Que toman parte en la escena De esta historia, y que trabaron Plática de esta manera.

El Viejo. ¿Con que solo? ¿Y dónde bueno? Si no es pregunta indiscreta.

El Forastero. Sin cierto rumbo camino;
Donde me arrastra mi estrella
Voy, pues me es indiferente
Cualquier lugar de la tierra.
De uno he salido en el cual
A disgusto mi existencia
Se arrastraba, y fuera de este
Vivire en paz en cualquiera.
Y aunque en el lugar que dejo,
Personas y cosas quedan
Que amo mucho, han de pasarse
Años antes de mi vuelta.

El Viejo. Pesares ó fantasias Veo; oh jóven i que os aquejan, Que quereis en vuestro pecho Guardar. Mas enhorabuena Y en paz sea dicho, y oidme Sin que con esto os ofenda. El mundo engaña á los jóvenes Con muy sutiles quimeras, Y tai vez con algun sueño Vuestra mente se enajena. Continuamente en la vida Viento revoltoso reina Que á lo que á una vuelta ensaiza Lo derriba en otra vuelta: Y hay ideas que los mozos En su corazon engendran Con pretension de montañas Y son granillos de arena. Mirad pues atentamente Lo que vais á hacer, no sea Que de la arenilla huyendo Tropeceis en rudas peñas.

El For. Comprendo y estimo en mucho, Señor, las palabras vuestras, Pues fácilmente se dan Por hijas de la esperiencia. Mi alma, aunque en cuerpo de mozo, Escucha siempre y respeta De la sabia ancianidad Las palabras y prudencia. Mas no habeis dado en el blanco: Mi alma, de pasion agena, Tras quiméricos fantasmas Desatinada no vuela. Y porque en fin no creais Que son necias mis respuestas, Y vuestro consejo escuso, Os relataré completa Mi historia en breves palabras Y me juzgareis por ella.

El Viejo. Antes de que la empeceis, Tomad, caballero, en cuenta Que yo no os la he demandado, Y que tal como ella sea, Vais á confiarla á personas A quien conoceis apenas.

Que pues sin saber la vuestra
Voy á flaros mi historia,
No es cosa que me avergüenza. —
Hácia vos, señor, me atrae
Simpática deferencia,
Y sé que no abusareis
De lo que os fle mi lengua.
El Viejo. No á fé: mas tal vez...

El For. Señor;

Si los rastros que reflejan Vuestra alma en vuestro semblante Y que hoy á tal confidencia Me impelen, son engañosos, No hay verdad sobre la tierra. — Hablaré, por mil razones:
Por ver lo que me aconseja
La vuestra; por si tal vez
Vuestra voz alivio presta
A mis cuitas, y á lo menos
Por mis recuerdos siquiera.
El Viejo. Yo os agradezco, buen jóven,
Vuestra urbanidad atenta,
Y haré á vuestra simpatía
La justa correspondencia.

Diciendo así, á la muchacha Con imperceptible seña Mandó el viejo retirarse: Y abandonando la mesa, Con un gracioso saludo Salió cerrando la puerta. Quedó un momento el viajero Sus claveteadas maderas Contemplando, cual si aun A través pudiese verla. Sonrióse el viejo, entendiendo Por su espresion sus ideas; Y echando en los vasos de asta El licor de una botella, Dijo: « Os escucho » y el otro Empezó de esta manera:

*El For.* Familia de flustre sangre Entre los nombres asienta De sus varones el mio: Y harto sobrada de hacienda, Y harto colmada de honores, De España es de las primeras. Mis padres viven: si tienen Mas virtudes que flaquezas, Pues su hijo soy, no me toca Tacharias ni encarecerias. A Francia, que en ciencia**s y artes** Es hoy de Europa academia, Y adonde gloriosamente El Rey Luis catorce impera, Me enviaron á que cursase Sus mas celebres escuelas, En que adquirí yo opiniones Que hoy mantengo con firmera. Fatigaron mi celebro Escolásticas tareas, Y desengaños y azares Avanzaron mi esperiencia. Portéme como español En seis años que en aquella Corte estuve: estudié mucho. Rení poco, que sué prueba De juicio, porque en verdad Sangre ardiente y estrangera Do guiera en aguei país Halla sazon de contienda.

Por fin, con nombre sin tacha, Y harto atestado de letras, Dí vuelta á España, y al techo De mi mansion solariega. Recibiéronne mis padres Con las caricias mas tiernas, Y el Rey me admitió al servicio De su persona. Mis rentas Me daban lujo; lo noble De mi alcurnia, y mi opulencia Me dió muchos envidiosos. Mas tambien fortuna inmensa: Mis estudios y mis viajes Y mi educacion francesa, Y mis trages á la moda, Y mi suerte al fin, con lienas Manos sobre mi vertian Dichas y venturas: y era Del Rey casi el favorito Y el mimo de la grandeza. Mi padre al ver mi fortuna Se decidió á no perderla, Y se ingenió de tal modo, Que logró que una princesa De sangre real, me otorgara Su mano con real licencia. infanta es, y hermosa acaso; Mas aunque con sangre régia Emparentar siempre es honra, Tal vanidad no me tienta. Mi pensamiento es distinto Y mi opinion bien diversa, Y en las horas solitarias En que á los hombres desvelan Afanes del porvenir, Y con lo futuro suenan, Soñaba auroras de dicha En menos sublime esfera. Y á costa de mi ventura No anhelé tamaña alteza. Yo ansié con una muger Mas virtuosa que bella. Mas amorosa que rica, Y mas casta que princesa. Partir mi amor respetuoso Mi favor y mi opulencia, Si quier sus solas virtudes Al matrimonio trajera. Vi, pues, que iba á hacerme esclavo En vez de esposo: con fuerzas No me hallé para hacer á otro De mi libertad ofrenda. Y me negué à tal enlace Y enojé á mi parentela. Montó en cólera mi padre, Vino mi familia entera Sobre mi, cual si ello fuese Causa de alguna vergüenza.

Todos sus futuros planes Viendo fallidos, con terca Tenacidad se empeñaron En probarme la escelencia De tan ventajoso enlace, Y en rendir mi resistencia. Mas en vano, pues cansado De sus disputas eternas, De la furia de mi padre Que en no escucharme se cierra, Y decidido á no ser De este afan victima necia, Dispuse secretamente De una parte de mi herencia; Tomé un caballo una noche, Y de la corte, y paterna Casa, me ausenté discreto Para dar trecho á que vensa El tiempo, tal vanidad, Y la razon tal demencia. Esta es mi historia, señor, Esta es tambien la postrera Resolucion que he tomado De mi porvenir acerca. Mi posicion, mi fortuna, La avanzada edad que pesa Sobre mis padres, en fin, Exigen que me establezca. Mas rico soy, y no busco Muger que doble mis rentas; Soy noble y poco me importa Que mi muger sea plebeya: Muger virtuosa quiero, Pura, religiosa y tierna, Consuelo en la adversidad, Y en la dicha compañera. Muger quiero que aunque se haya Educado en la pobreza, El alcázar de su honor Con fé y conviccion detienda; Muger quiero que cumplir Sus obligaciones sepa, Para mí y para mis hijos Casta esposa y madre buena. Tal la quiero : y pues en esto Todo el porvenir se arriesga, Y de esta eleccion depende La fortuna venidera, Si tal no la hallo, la vida Así en soledad perpetua Pasaré, si quier me heroden Quienes mi nombre no tengan. El Viejo. Por Dios que os honran, man-Opiniones tan opuestas,

A las que aboran en el mundo Por los hombres se profesan.

Bien haya los buenos años Dedicados á las ciencias

En opiniones tan rectas. El For. Dejad, buen viejo, por Dios, Alabanzas que no aciertan A dorar la oscura mancha Que mi conducta sombrea, De abandonar mis hogares Aunque preciso lo sienta. El Viejo. No os lo abonaré yo nunca, Mas siempre con indulgenci**a** Veré á quien su honor estima Mas que el oro y las grandesas, Y al fin mirándolo bien, Tal vez disculpa merezca,

Que os han puesto el corazon

El For. Quédese aquí.

Aún la salvacion eterna.

Pues pende del matrimonio

Aqui se quede; El Viejo. Mas para que no os paresca Que correspondo mezquino A la confianza vuestra, Os diré en cuatro palabras Mi historia.

*El For*. Jamás hubiera Osado sobre ella haceros Pregunta alguna indiscreta; Mas os confleso en verdad Que os oiré con complacencia.

El Viejo. Os comprendo; habeis notado Que hay en mi cierta estrañesa, Que con mi sér de labriego Casa mal y se despega: Y acaso me hayais tenido Por algun noble que encierra En esta vetusta fábrica Vida de misterios llena, Mas no : mi historia es sencilla Y de asombros tan agena, Que os parecerá monótona; Mas donde os canse se deja.

Y aqui cruzando l**os brazos** Y apoyándose en la mesa El jóven, y en el anciano Fijando mirada atenta; Brillando la calma en este Y en el otro la impaciencia Comenzaron á escuchar Y á decir de esta manera.

[cebo,

#### CAPITULO III.

#### INSOMNIO.

I

« Nací de hidalga familia, Mas no de tan noble origen Que deba hoy llorar el verme En condicion tan humilde. Marino en mi juventud, Perdí sus buenos abriles Errando sobre los mares Que á la culta Europa ciñen. Servi con honra á mis reyes En los lejanos paises Donde me arrojó mi estrella O la fuerza irresistible De los vientos, que me echaron A muy remotos confines. Una horrorosa borrasca Estrelló contra las Sirtes Una noche nuestra nave. ¡Qué noche! á un mastil asíme, Y con las ondas luchando, Defendí la vida triste Que crei que me restaba Con esfuerzos increibles. Recogióme una fragata De ingleses, y que avenirme Tuve á navegar con ellos Hasta las playas de Chile. Un rico español prendóse De mi, y me empleó en servirle En negocios de comercio; Y tan bien sin duda lo hice Que quiso en haciendas suyas Colono constituirme. Conoci alli una muger De las que en aquellos límites Del mundo crian los cielos Para que el sol las admire. Me enamoró su hermosura, Me correspondió, y unime Con ella en sagrado nudo: Y hénos aquí ya felices. Vivimos así dos años, Y al fin de ellos fué indecible Mi placer al verme padre Le esa muchacha que vísteis A vuestro lado esta noche. Nació cuando imperceptibles Los rayos del sol naciente

Con purpurinos matices Teñian las verdes puntas De las palmeras flexibles. Nació en un dia de abril, Cuando empezaba á cubrirse El prado fértil de flores Y las lagunas de cisnes : Y en memoria de aquella alba, Que haga Dios que nunca olvide, Flor-del-Alba la llamaron; Y el Dios que el fruto bendice De un amor casto, ha querido Que su nombre justitique Su hermosura y su virtud, Que con su beldad compite; Mas como al sin en la tierra Dicha completa no existe, Su madre murió cuando ella Cumplia los cinco abriles. Sin ella aquel paraiso Me fué destierro insufrible, Mi hacienda carga enojosa, Arido desierto Chile. Devolví, pues, sus terrenos A aquel español insigne A quien los debi; con oro Quiso en vano seducirme: En abandonar á America Vió mi voluntad tan firme, Que al fin me abrazó diciendome: « Vé en paz, y que Dios te guic. » En oro me dió el valor De mis bienes : conducirme Quiso hasta uno de sus buques Que me esperaba, y me hice A la vela en él, trayendo Mi hija y mis memorias tristes A España, donde con mi oro En la corte establecime. Mas viendo que las delicias De sus ruidosos festines Y tumulto me aburrian En lugar de divertirme, Y que mi hija Flor crecia En belleza, y que sutiles Los ejemplos de la corte Es fuerza al cabo que minen La virtud de las mugeres, Que no pueden eximirse De las torpes seducciones De juventud algo libre: Compré á un marques arruinado Estos terrones, y vine A gozar entre sus muros La renta escasa que rinden Cuatro tierras que he comprado De estos valles en los lindes.

Aqui olvidado del mundo, Y en soledad apacible, Habi'o con Flor-del-Alba Las estancias que permite Habitar este palacio, Que amaga bien pronto hundirse; Aunque no será tan presto Que nuestros ojos lo miren. Esta es mi historia completa, Que á mi vez contaros quise La vuestra para pagaros: Y ahora, buen jóven, que oisteis Lo que soy y lo que tengo, Que os ofrezca permitidme Lo que puedo y lo que valgo, Si de algo todo ello os sirve. Cama os mandé prevenir Y aposento: si á él seguirme Gustais, venid, que ya es tarde Y acaso el cansancio os rinde. »

Y así diciendo el anciano Con halagueño sembiante, Echó del jóven delante Con una luz en la mano. Y como el mozo veia Que la franca esplicacion De tan clara insinuacion Oposicion no admitia; Dejó su cómodo asiento Y se dispuso á seguir Al viejo, hasta el aposento Que le mandó prevenir. Salieron, pues, de la estancia El uno del otro en pos, Perdiéndose asi los dos En la sombra y la distancia.

#### H

Estaba el aposento destinado Para el jóven viajero, En un ángulo aislado De aquel viejo edificio colocado. Para llevar á él al caballero, Cruzar el viejo le hizo Uno tras otro cuarto abandonado, Y uno tras otro oscuro pasadizo: Por los cuales al ir notó el mancebo El estado ruinoso en que se hallaba La mansion que su huésped habitaba. Las rotas ó gastadas escaleras, Las empolvadas bóvedas sombrias, Entre cuyas maderas Se filtraban aun en gotas frias De las pasadas lluvias las goteras; Las doradas molduras.

Por la humedad y el polvo carcomidas; Las puertas de mohosas cerraduras No usadas largo tiempo, y derruidas De su marco y dintel las esculturas : Todo lo reparó; mientras callado Su hospedador por ella le condujo, Y aquella soledad y aislamiento Mala impresion en su ánimo produjo, Y aun en su corazon por un momento Misteriosos recelos introdujo. Dejúle en fin en su aposento solo El venerable anciano, Y toda idea de traicion ó dolo Desechó al contemplar de su semblante La candidez, y al estrechar la mano Que le alargó al salir, dulce reposo Deseándole atento y cariñoso. El jóven, sin embargo, Con precavido exámen, cauteloso, Su cuarto registró por donde quiera Que el pié pudo fijar, tender la mano Y dar campo á los ojos : — todo era Limpio allí, si no rico : blando lecho Con mullido vellon y lienzos hecho, Que grato olor á limpios exhalaban, A dormir convidaban; Y descendiendo en pliegues desde el techo, Las ventanas y puertas adornaban Blanquisimas cortinas, Con gusto puestas, aunque no muy finas; Toscos sitiales, perchas necesarias A uso de quien se viste y se desnuda; Encendida y templada lamparilla, Todas, en fin las fruslerias varias Con que á un huesped ayuda Una fina atencion, del buen anciano Allí previno la oficiosa mano. Abrió, pues, su maleta el caballero, Y echando á un lado su empolvado trage Y las botas de viaje, Cómoda bata se ciñó; su espada Dejó á su lado diestro colocada, Y en la cama metiéndose, Largo sueño á gozar tranquilo y blando Se dispuso en las ropas envolviéndose. Pronto vagos delirios é ilusiones Fantásticas se alzaron en su mente: Vaporosas visiones Que cerniéndose en alas invisibles Bajan conitnuamente, Del pacifico sueño precursoras, A derramar benéfico beleño Sobre el mortal que siente en altas horas Con silencioso pie venir al sueño. Todos entonces en tropel callado Los objetos que vimos en el dia Toman cuerpo en la loca fantasia Y en confuso monton desordenado.

Llenas de ligereza y poesía, Revestidas de formas celestiales Nos escitan ideas que adoramos El sueño al conciliar, mas de las cuales Jamás al despertar nos acordamos. Mas entre estos delirios del insomnio Que aduermen al cansado caballero, Entre esta multitud de sombras leves Precursoras del sueño verdadero; Hay un bello fantasma mas visible, Mucho mas vaporoso, mas ligero, Oue le acuerda amorosa y vagamente La encantadora imágen apacible De etro viviente sér visto primero. Y esta imágen purísima, alba y bella, Que entre las pardas sombras del insumnio Como lirio entre céspedes descuella, Como entre zarzas purpurina rosa, Como entre nubes rutilante estrella, Como entre toscas y comunes aves De real payon la pintoresca pluma, Cual régio baque entre pequeñas neves, Como rayo de sol entre la bruma De nebuloso lago, es la aniorosa Sombra de una muger cándida, hermosa, A quien logró mirar tan solo un punto, Cuya presencia saboreó un momento; Mas cuyo bello y celestial trasunto Indeleble conserva el pensamiento. Y esa muger con quien despierto sueña, Ese delirio que al dormirse adora, Y cuya aparicion encantadora El sueño del en alejar empeña; Esa muger cuya ilusion divina Por rechazar de su memoria lucha, Pero cuyo recuerdo le fascina, Y á quien á su pesar mira y escucha: Es Flor-del-Alba á quien á amar empieza, Angel en su beldad, flor en pureza.

Así el amor callando se desliza
En nuestro corazon libre y tranquilo
Y con el filtro del amor se hechiza
A una ilusion así prestando asilo.
Como ilusion la admite : ella traidora
La hoguera oculta del amor atiza,
Su belleza ideal la patentiza,
Y al verla el corazon tan seductora
Con la ilusion felaz le famatiza,
Y al fin ciego de amor la diviniza,
Y en el altar de la pasion la adora.

Y así como un recuerdo vagaroso, Por la puerta no mas de un pensamiento Disfrazado, traidor, mudo, alevoso, Del viajero en el alma en tal momento Entra amor á robarle su reposo.

#### CAPITULO IV.

#### MUSICA.

Apenas de estas quimeras Que en la mente se acumulan Del que tranquilo se duerme Y á dormirse en paz le ayudan, En la del jóven viajero Se iban lentas una á una Disipando, á cada instante Apareciendo mas turbias; Apenas del blando insomnio Las vaporosas figuras Dejaban á sus sentidos Del sueño en la paz profunda Y su tranquilo reposo Gustaba, cuando la muda Soledad turbó á deshora Grata y acordada música; Y del mancebo llegande **Al oid**o en lid **oculta** Con su sueño fué ganándole El sitio que en el ocupa. Tornaron á producirse Otra vez las inseguras Fantasias del insompio, Y muy pronto entre su turba Incolora tornó á alzarse La imágen radiante y pura De Flor-del-Alba, mas belia Y luminosa que nuboa. Pronto el corazon amante (Que por acercarse pugna Al hechicero fantasma Que parece que le busca) Soñando cree que realiza Mil esperanzas absurdas. Ya la transparente imágen De la adorada hermosura Cree que á su lado desciende, Y de si mismo tan junta, Que con que estienda los brazos La puede tener segura: Ya al amoroso fantasina Ve que una y otra vez crusa Por la alcoha en que reposa, Y cree que el rumor escucha De sus pisadas, y el roce De sus leves vestiduras. Ya que á la trémula llama De la lámpara que alumbra Su aposento, le contempla Con amorosa ternura,

Y con su aliento purisimo Le orea, porque le infunda Su amor el divino aroma Que el blando aliento perfuma. Ya en una transicion rápida De que los sueños abundan, La muger se trueca en ángel ; El sér terrenal se ofusca Tras de su célica esencia: De tornasoladas plumas Brotan alas de sus hombros Que á sus espaidas se agrupan, Formando un fondo nevado, Sobre el cual de su cintura, De sus brazos y su cuello Los contornos se dibujan. De un arpa de oro que al lado Tiene, y cuyas cuerdas pulsa, Hace brotar ricas clausulas De embriagadora dulzura. El alma amante con ellas En armonía se inunda. Y á las etéreas regiones Arrebatada se juzga; Mas vibran de tal manera Las notas con que preiudia En el alma del dormido, Y le hieren tan agudas Y tan intimas, que pronto Será fuerza que interrumpan La influencia soporifica Del sueño que le subyuga. Y así es: los lentos párpados Abre al fin; con mano ruda Ase del cómodo lecho Las plegadas colgaduras; Y aún mal despierto — ¿ Quien va? — Con ahogada yoz pregunta. Nadle responde: al reflejo De la lamparilla mustia, Reconoce el aposento Que como huésped ocupa. Mas todavía del sueño Piensa que el sopor le abruma; Pues del recordando á espacio Las imágenes confusas, De Flor-del-Alba y del ángel Al recordar la hermosura El són del arpa recuerda; Y cree que se perpetúa El ensueño, pues de un arpa Ove el acorde, no hay duda. Por mas que tenas dar crédito A sus sentidos rehusa. interrumpe el són de un arpa La tranquilidad nocturna, Y una vos suave cantando con sus cláusulas se ayuda.

Del dulce canto atraido, Y á indagar quien le produzca Impelido el caballero, Sentó la planta desnuda En el pavimento frio, Y con precauciones sumas Entreabriendo la ventana Por la que se oye la música **As**omóse poco á poco Por si á quien canta columbra. Mas en vano: desde el cénit Con pálida luz la luna Platea un huerto en que reinan El abandono y la incuria. Su tierra fertil un dia Cubre enredada espesura De silvestre yerba, y claro Se ve, que el dueño renuncia Como á reponer su casa A labrar la huerta inculta. Esta en su origen fué patio, Pero recibió cultura Cuando sus antiguos dueños Al dar en peor fortuna Sembraron en cuanta hubieron No posesores de mucha. **Este** huerto ó este patio Que altas paredes circundan, **Forma el centro de la fábrica** De este edificio, que anuncia Próxima ruina do quiera **Por** infinitas roturas. Solo de las cuatro torres Que le ciñen, en la una Se habita, pues el revoque De sus paredes lo acusa. Y en esta torre frontera A la en que el jóven procura Desde su ventana ver De la misteriosa música El origen, hay abierta Otra ventana; mas cuya Interior habitacion **A su av**ara vis**ta** hurtan De un enramado jazmin La espesa rama, fecunda, **Y una es**trecha celosia En que las ramas se anudan. Alli está pues la cantora: De entre la fresca espesura De aquel toldo de jazmines Y fiorecillas menudas Brota aquella voz suavislma: Y de allí en sus alas húmedas La esparce el aura de mayo Por la transparente anchura De los cóncavos espacios Que el aire diáfano azula.

De allí parte aquella voz,
Y si es de una criatura
Humana, Naturaleza
Al dársela la hizo única,
Pues la formó de los tonos
Con que armónicos la arrullan
Los ruiseñores del bosque,
Las fuentes que le fecundan,
Los ecos que los remedan
En las escondidas grutas,
Y el aura que entre las hojas
Suelta y lasciva susurra.
Tal es la voz que la calma
De la muda noche turba.

Voz que encierra
En el concento
De su acento
Celestial
Cuantos ecos
De alegría,
De victoria,
De agonía,
Y de gloria
Juntaria
Si se oyera
Toda entera
La armonía universal.

Voz que gime
Congojosa;
Voz sublime,
Vagarosa,
Que levanta
Misteriosa
Melancólica cancion.
Voz sonora
Que á par canta,
Y á par llora
Los delirios
Apacibles,
Los martirios
Insufribles
De un amante corazon.

Blando són
Que el viajero
Con aliento
Retenido,
Oye atento
Y embebido
En su balcon:

Y antes que suene en su oido, De aquella nocturna endecha, Vá la música derecha A arrullar su corazon.

Vago encanto Con secreta Simpatía Le sujeta De aquel canto A la armonia: Y aunque ciego No comprende La razon; Siente luego Que la calma De su alma Pierde ciego Y le enciende Dulce fuego Al oir la voz lejana, Que á través la celosía De la florida ventana, El mágico són le envia Del arpa y de la cancion.

Escuchábala embebido
Con intensísimo gozo
El aventurero mozo
De su entreablerto balcon,
Sin reparar de la noche
En el insano rocío,
Y en el aire húmedo y frio
Propio aún de la estacion.

Escuchaba él y seguia
De sus armónicas frases
Los melodiosos compases
Y maestra ejecucion;
Y cuanto mas escuchaba
Aquel acento encantado,
Mas se creia engañado
Por una vana ilusion.

Escuchaba, y comprendia
Mas claro á cada momento,
Que aquel primoroso acento,
Y aquel sentido cantar,
Rebosando de armonías
Y poesía galana,
De una garganta villana
No se podia lanzar.

No es ese el canto monótono
Cuya armonía sencilla
De los campos de Castilla
Ronco entona el labrador:
No es esa la endecha tosca
Que alza en la flesta campestre
El labriego, al són silvestre
De la gaita y el tambor.

Es el cántico suavisimo
De una voz rica, argentina
Que vibra, gorgea y trina
Con limpieza sin igual;
Canto profundo, inspirado,
Tierno, sonoro, vibrante,
Que oye absorto el caminante
Por su bien ó por su mal.

Y elevado en una escena Que embellecen la oportuna Tranquila luz de la luna, Del misterio la ilusion; Parece un himno celeste Por un ángel entonado, Y en el aura acompañado Por las arpas de Sion.

Tal lo juzga el forastero
Que embebecido lo escucha,
Mientras con la fuerza lucha
De su mágica impresion:
Y tanto al cabo se hechiza
Con el cantar peregrino,
Que al impulso repentino
De curiosa imprevision

Abrió el balcon entornado:
Mas con este movimiento
Cuanto logró, en un momento
Perdió su necia ambicion:
Porque notando sin duda
Su presencia impertinente,
Cesó repentinamente
La misteriosa cancion.

Volvióse desconsolado
El forastero á su lecho,
El pensamiento ocupado
Con la música que oyó:
Y tras de inquieto desvelo
Que agitaron halagüeñas
Mil imágenes risueñas,
Cansado al fin se durmió.

Y alto estaba ya el sol del nuevo dia Cuando el mancebo despertó, al sonido Del acento del viejo conocido, Que á llamarle venia. El mozo de la cama saltó al punto, Y entrándose en la cámara el anciano, El ventanas abriendo, Al mancebo gentil tendió la mano: Elática tal los dos entreteniendo.

El Viejo. Acaso no habrá sido Tan cómodo mi lecho Como en el que á dormir estareis hecho; Mas en fin, ¿cómo en él habeis dormido?

El For. La dulce paz y hospitalario techo,
Señor, de vuestra casa
Solo comodidades me ha ofrecido. [jante,

El Viejo. Perdonad que en estancia seme-De la parte que habito tan distante Os haya así alojado; Que el edificio está tan mal tratado Que no pude en los cuartos de adelante Sitio hallar para vos acomodado.

El For. Mucho tiempo hace ya, y os lo ase-Que noche no gocé tan deliciosa: [guro Y el aposento hallé de tal manera Que si preciso caso me obligara Esta casa á habitar, yo os suplicara Que vuestra autoridad me permitiera Que en él siempre habitara.

El Viejo. Sin que ese caso y precision vi-Yo os le ofrezco de grado: [niere Permaneced el tiempo que os pluguiere, Que en ello seré yo siempre el honrado.

El For. No plazca á Dios, que por antojo Molestia os ocasione: [mio Yo os lo agradezco, pero parto.

El Viejo. Fio Que si á emprender volveis en tiempo alguno Por estos pobres valles otro viaje, Y os hace otra vez falta un hospedage, No olvideis que aquí siempre teneis uno.

El For.Y yo á mi turno fio Que el habitado espacio De este antiguo palacio Recuerde alguna vez el viaje mio.

El Viejo.; Si, á fé! Mas el almuerzo pre-Nos aguarda. [parado

El For. Y Brillante impacientado Tambien el suyo aguardará.

El Viejo. Servida

Le fué ya su racion.

El For. ¡Tanto cuidado! [¡Ea! El Viejo. Obligacion no mas de huésped. Venid, que todo al fin se hará á medida De vuestra voluntad, á lo que creo: Y aunque mas pronta acaso De lo que apeteciera mi deseo, Yo os haré la mas franca despedida Rogando á Dios que os ilumine el paso.

Y hablando asi la cámara dejaron, Y el oscuro camino que trajeron Cuando de noche al camarin vinieron, Volviendo á bacer, al comedor bajaron.

#### CAPITULO V.

#### DESPEDIDA.

Una hora despues y hallándose En el cuarto en que la cena Les sirvieron por la noche, Del almuerzo en sobremesa, Despidiéndose el mancebo Del viejo y de su hija bella, De este modo habian trabado La conversacion postrera.

El Viejo. ¡Ea, pues! yo no he sabido
Perder la costumbre añeja
De marino, y aun celebro
Un viaje ó amistad nueva
Con un generoso brindis:
En la amistad cuando empieza,
Y en los viajes como es justo
A la ida y á la vuelta.
Con que asi llegad el vaso
Y vaciemos la botella
Ultima de tostadillo
Que dió de sí la bodega.

El For. Por mí, buen auciano, os juro De buena fé, que quisiera Que la amistad que hoy trabamos Fuera entre los dos eterna.

El Viejo. Nada puede ser eterno Sobre la faz de la tierra: Pero contad con la mia Mientras dure mi existencia.

El For. Dios os la guarde, señor, Hasta que cumplidos sean Cuantos votos hayais hecho Sobre la edad venidera.

El Viejo. Solo uno, si no le logro, Amargará mi hora estrema, Que es dejar la hija que tengo Niña, sin estado y huérfana.

El For. Señor, no le cumple à un mizo Que tan pocos años cuenta,
Por mucho que le disculpe
Su poder ó su nobleza
En ocasion semejante
Hacer semejante oferta;
Mas dispensad si me atrevo
A prometeros, que mientras
Respire Don Pedro Tellez
Y tener con honra sepa
Un techo que le cobije
Y un doblon que le mantenga,
No faltará á vuestra hija

Si otras mejores no encuentra, Ni casa en que viva honrada, Ni espada que la defienda.

El Viejo. ¡Que os tome Dios vuestra noble Generosidad en cuenta, Don Pedro Tellez! Y ahora Que la ocasion se me rueda A unas palabras de anoche Pláceme daros respuesta.

D. Pedro. Decid.

El Viejo. Creo que dijisteis
Que simpatia secreta
Vuestra alma hácia mi atrala;
Y yo de la mia en prueba
Quiero que sepais que tengo
Tal fé en la hidalguia vuestra,
Que á pesar de ser tan jóven
Puede ser que no eligiera
Otro que á vos, á mi muerte
Para encomendarle de ella.

D. Pedro. Predileccion tan henrosa
No sé cómo os agradezca;
Mas es la eleccion muy pronta
Y acaso no esté bien hecha.

El Viejo Oh! quien vivió tanto tiempo Como yo, tiene esperiencia
De que rostros y apellidos
Abonan á quien los lleva.
Pero noto que hemos hecho
La conversacion muy séria,
Y hemos pasado los limites
Acaso de la prudencia.
De todos modos, mancebo,
Servido habrá mi franqueza
Para que hayais comprendido
Lo que mi alma os aprecia.

D. Pedro. Y al menos habrá la mia Servido de daros muestra
De lo mucho que desde hoy
Vuestra sangre me interesa.
Y ya, que como habeis dicho
Satisfecho en esta aldea
Vivís con vuestra hija hermosa
Y con vuestra escasa hacienda,
Permitid que os deje al menos
Para que os traiga en mi ausencia
A la vuestra mi memoria
De mi amistad una prenda.

El Viejo. Para acordarme de vos,
Basta con vuestra presencia
Haber visto tan honradas
Nuestra casa y nuestra mesa;
Y por lo que á prendas toca
Me haceis dar en la sospecha
De que vais nuestro hospedage
A pagar de esa manera

D. Pedro.; No por Dios! Dijeos el nombre De mi casa solariega, Dijeos quién soy y que gozo
De favor y de opulencia,
Y ofrecido os he el desquite
De este hospedage, en adversa
Ocasion, si así os pluguiere:
Mi paga pues ha sido esa.

El Viejo. ¡Oh de ese modo esplicándolo!

D. Pedro. No dudo de que os convenza.

El Viejo. ¡Oh de ese modo esplicándolo!

El Viejo. Efugios son cortesanos....

D. Pedro. Lo serán, muy norabuena: Mas como tienden á hacer Nuestra amistad mas estrecha. Dejadlos pasar en gracia Dei buen intento que llevan. Tanto mas, cuanto que en vos No empleándose la prenda Que os quiero dejar aqui, Si no en vuestra hija, es fuerza Que no voluntaria dádiva Si no tributo paresca; Que en arras de la hermosura Nada os doy, todo es ofrenda. i por fin como algun dia Decis que acaso suceda Que sin vos (y á Dios no plasoa) A ampararse de mi venga : No es demás que para entonces Pueda tener maniflesta l'na prenda que reclame Mi obligacion y mi deuda.

El Viejo. Tanta es vuestra cortesía, Caballero, al ofrecerla, Que vendrá á dar la repulsa En desatencion grosera.

D. Pedro. Con este permise pues,
Tendedme, niña modesta,
La hermosa mano en que on deje
Este anillo, cuya piedra
No encontrará quien la tase
De hoy en vuestra mano puesta;
No por lo que vale en sí,
Si no por estar en ella.

Y así diciendo Don Pedro
Tomóla una á la doncella,
Entre sus dedos torneados
El rico anilio poniendola.
Tiñó en carmin encendido
Las mejillas de azucenas
Flor-del-Alba: quiso el viejo
Impedir que puesta fuera
La sortija; mas fué tarde,
Pues lo hiso con tal presteza
Don Pedro, que fué antes casì
El darla que el ofrecerla.

El Viejo. Mal tales prendas en manos De una labradora sientan; Ni es justo que las acepte Quien no puede en recompensa Dar otra á aquel de quien viene.

D. Pedro. Mas será á mi ver ofensa Que ella rehuse aceptarla Por prestaros obediencia.

El Viejo. Si á ofensa habeis de tomarlo, A eleccion de Flor se queda.

Flor-del-Alba. Yo siempre la llevaré
En vuestra memoria puesta:
Mas tiene razon mi padre,
Pues ha de ver con vergüenza
Que no pude yo pagárosla
Con otra que digna fuera
De la que me dais.

D. Pedro. Escusa Buscado habeis bien pequeña. El mas minimo favor **De una** hermosura, no hay prenda Que pague en su valor justo; Y si del favor en muestra Me dais una florecilla Cultivada en vuestra huerta Por vos, un clavel temprano, Una estraviada violeta, Un jazmin, ó una hoja sola, **De un tiesto ó enredadera,** Que tengais, como otras suelen, De vuestro cuarto en la reja, Yo me daré por pagado, Y aun me atrevo á hacer apuesta De que antes pérdereis vos La sortija, que yo pierda De la flor que me dais verde Las caidas hojas secas.

> Y aqui el mancebo galan, Reparando la severa Faz del viejo, y el rubor De la muchacha, á la escena Puso fin, diciendo á tiempo De dirigirse á la puerta: « Mas ya basta : avanza 61 dia, **Y de este sitio me alejan** Necesidad y deber, Que en mi viaje al par me empeñan.» Y un cuarto de hora despues, Partiéndose de la aldea De Villaldemiro, el moso Daba al palacio la vuelta, Para tomar el sendero Que por el soto atraviesa, Cuando al ir del edificio Rodeando por la cerca, Cayó un ramo de jazmines Ante el, sobre su senda. Recogió al potro la brida Y levantó la cabesa;

Mas cuando vió la ventana Sintió cerrar sus vidrieras. Bajóse á tomar las flores, Tornó á cabalgar, y mientras Se alejaba á lentos pasos, Fija la vista en la reja Misteriosa, oyó una voz Que entonaba detrás de ella La cancion que oyó de noche Diez horas hacia apenas. Al generoso bridon Volvió á refrenar las riendas, Y permaneció escuchando La lejana cantinela, En meditacion profunda, Su imaginacion inquieta Con los lances de la noche Y del dia, andando á vueltas. Cruzó sin duda su mente Luminosa alguna idea Que á decision repentina Le impelió; pues las espuelas Aplicando al potro, á escape Le hizo cruzar la pradera Y despareció perdiéndose Del soto entre la arboleda.

#### CAPITULO VI.

I

Partió el forastero Por siempre quizás, Y un dia tras otro Pasándose vá. Tornó en el palacio Cual siempre á reinar Sombrio silencio, Monótona paz. Tornó Flor-del-Alba El curso á empezar Que los mil quehaceres Domésticos dan. Los dias enteros Volviendo á pasar Cual flor conservada En fuerza de afan, Cerrada en el viejo Doméstico hogar. Tornóse al misterio Que dos años há Rodea el palacio. Dó ocultos están

El viejo y su hija Sin que hagan jamás Mas viaje que á misa El dia al rayar. La niña en las fiestas Al Prado no 🕶 Dei balle campestre Ni un punto á gozar. Y el viejo atraviesa Tan solo el lugar Los dias de flesta Cuando al templo vá. Do quiera y con todos Eterna é igual Conserva severa, Reserva tenaz. Con él en el pueblo Tener amistad Ninguno ha logrado: Mas nunca en azar Arduo, ni en peligro, Ni en enfermedad, Llegó uno á su puerta Consejo á tomar, O á pedir remedio. Que en urgencia tal Sin ser socorrido Volviera pié atrás. El viejo con todos Atento y cordial, Los males agenos Diestro en allviar, Siempre era el el árbitro Juicioso y capaz De hacer las discordias A todos cesar. Y pobres y tristes De su caridad Van en sus desdichas Consuelo á buscar. Acaso no hay une Que á solas y allá En su alma no piense De aquel hombre mal; O envidie su suerte, Su tranquilidad, O le odie porque hace Su suerte ignorar; Pues siempre la humana Condicion fué tal. Mas todos le acatan. Y todos á par Su ciencia aprovechan, Y todas están En que hay de aquel hombre En la gravedad De su faz tranquila Y noble ademan

Un sello de oculta Superioridad. El mozo mas rico, O altivo, ó audaz, No supo á su hija Amante llegar. Aquella belleza Que cubre el sayal De moza villana Como á las demás Zagalas que habitan El mismo lugar: Aquella muchacha Que puede á lo mas A pobre heredera De un pueblo igualar, De quien á las otras Diferencia no hay Si no en que posee Un campo erial Y un viejo palacio A medio arruinar: Tiene en la espresion De su bella faz, En su aire de cándido Pudor virginal, Y en todo su porte, Cierta majestad Que asaz la distingue Del tono vulgar, De la gracia tosca Que en lo general De las mas apuestas Mozas de lugar, Salvages contornos Presta á la beldad. Y acaso no hay una Que à solas, y allá En su alma, de aquella Belleza ideal, No halle alguna faita De que murmurar. Mas no habrá ninguna Que á rivalizar Se atreva con ella; Ni alguna osará De la Flor-del-Alba Suponerse igual. No hay una que honrada No se crea asaz Si de deserencia Alguna señal, De la hermosa niña Consigue alcanzar, Por mucho que de ella Murmure detrás. Por mas que la quieran Defectos buscar:

Y altiva la juzguen, Y de vanidad La culpen, no hay una Que si ante el umbral Del viejo palacio Acierta á pasar Y alli Flor-del-Alba Por acaso está. No cambie con ella Saludo cordial. Y amable sonrisa Que quiera indicar: Que tiene la niña Con ella amistad. Y así en el aldea Pasándose van Los dias de mayo: Y así en soledad El padre y la hija El débil torzal De la vida humana Hilan sin cesar; Dichosos gozando La felicidad De aldeanos que viven Sin oro ni afan. ¿Mas qué humana vista Puede penetrar Por un muro espeso Cual por un cristal? ¿Quién ver lo que dentro Se puede encerrar De aquel edificio De cuyo portal Ninguno del pueblo Podido ha pasar, Ni mas que de fuera Lo ha visto jamás?

#### II

Desque el forastero
De allí se partió,
Apenas semanas
Pasáronse dos.
Ni á oirse en aquellos
Contornos volvió
Noticia del jóven;
Ni tardo pastor
Que el hato de noche
Al pueblo tornó:
Ni el guarda del campo
Mas madrugador
Volvió á oir el paso
Del potro veloz,
Que al irse de todos

Fué la admiracion. Del soto le vieron Salir: con vigor Increible vieron Que á escape subió La cuesta postrera De las que en redor Circundan el valle Dó yace hasta hoy La aldea escondida: Y desde el peñon Donde el arquitecto La iglesia fundó Le vió el campanero Como exhalacion Tomar el camino De Burgos, en pos De si nube densa Dejando el bridon De polvo, entre cuyas Sombras se perdió; Como una evocada Lejana vision Que se hunde en las ondas De espeso vapor. La luna entre nubes Velada alumbró. La tierra á intervalos Con tibio fulgor, En noche cargada Que á un dia siguió De esos que nublados Amasa el calor. Pesado está el aire: Todo á su impresion Perezosa en lento Letargo cayó. La brisa no mece Ni rama ni flor: No suena en los sauces Ni arrullo ni voz Tórtola acuitada, Pardo ruiseñor. Todo en torno calla, Y solo su són Monótono lleva Un murmurador Arroyo, que cruza Por la poblacion, Y baja desde ella Por cauce que abrió, A dar del palacio En frente al porton En un ancho estanque Que allí se cavó. Este vuelve á darle Su curso y su són Por el lado opuesto

A aquel por dó entró: Y el arroyo hinchendo De verde frescor El soto, se pierde Libre y jugueton, De los altos olmos En el espesor. Al sueño, cansado, En paz se entregó El pueblo : no brilla De luz resplandor Por entre los vidrios De reja ó balcon. Mas que la del mustio Perenne farol Que alumbra devoto La iglesia de Dios. De su torre gótica Con ronco clamor Dió once campanadas Moderno reló: Cuando al pié del pardo Fuerte murallon, Que el viejo palacio Cerca en derredor, Y bajo la reja Por donde cayó El ramo de flores Delante el troton Del jóven viajero Cuando se partió; Alzó repentino Deleitable són Vihuela punteada Con diestro primor; Y á poco á sus tonos Concertada voz Así entre la sombra Nocturna cantó:

« Flor-del-Alba, que con ella Compites en resplandor, Y á la lumbre que destella, Como tú tan pura y bella No halla en la tierra otra flor; Tu lecho de flores deja, Mira que el alba refleja: Desvélate; oh Flor! Que llama á tu reja La voz del amor.

Tus hojas abre y dá al viento
Su perfume embriagador
Para que en él tome aliento
Quien no tiene otro alimento
Ni otro ambiente que tu amor.
Mira que el alba refleja,
Tu lecho de flores deja:

Desvélate ¡oh Pior! Que llama á tu reja La voz del amor. »

Con estas palabras Callando la voz El aire á lo lejos Sus ecos ahogó, Quedando en silencio Y en sombra en redor El campo como antes De aquella cancion. A poco en el muro Confuso rumor De hierro y vidrieras Movidas se hoyó: Y hallando la luna Un roto giron Que en medio una nube El viento rasgo, Vertió repentino Fugaz resplandor. Su tibio reflejo El muro alumbro A par alumbrando La escena de amor; Oue arriba en la reja Patente se vió El rostro de un ángel, Y abajo al cantor Contemplando inmóvil La blanca vision. Allí Flor-del-Alba Que su reja abrio: Aquí Tellez, clego Por ella de amor. Aquí éi á quien trajo Su ardiente pasion: Alli ella que amante Su vuelta esperé. Tal vez uno á otro Tendian los dos Los brazos amantes: Y acaso la voz De entrambos buscaba La frase meior Oue á ser alcanzara Del alma espresion, Cuando vaga sombra La esquina dobló, Vinlendo hácia Tellez Con paso veloz. La reia al sentirle La niña cerró: La luna á embozarse Con nubes volvió Sombreando del campo La muda estension:

Y el mozo mostrando
Un noble valor,
El paso al que viene
Sereno atajó,
Los dos entablando
Tal conversacion:
"¿Quién va? dijo el mozo.
Y el otro: — Yo voy.
— ¿Quién sois?
— Os pregunto

Lo mismo yo á vos.

— Soy.... un caballero.

— Yo Don Pedro Tellez.

— Y yo Don Leon
De Alba.

— ¡Vos! — Sin

— Sin duda.
— ¡Un Alba! ¡Gran Dios!
¿Qué es esto?

— Un misterio
Cuya esplicacion
Pronto en este punto
A daros estoy.
— Hablad.

— De mis pasos Venios en pos, Que siempre estaremos A solas mejor. » Y echando hácia un lado El muro dejó. Siguióle Don Pedro En su corazon Sintiendo á aquel hombre Secreto pavor. Debajo de un ancho Frondoso lloron Del soto en lo oscuro Aquel se sentó. Don Pedro imitóle, Y el otro con voz Severa le dijo: « Prestadme atencion. »

— « Murió nuestro buen rey Carlos se-

Dejando de sus reinos la opulencia A Felipe de Anjou, á quien esta herencia Le costó guerrear con medio mundo. Los nobles españoles En bandos se partieron, Segun que los derechos concibieron De pretendientes varios Que, de la Francia amigos ó contrarios, El trono hispano á disputar salieron. Pues entre estas familias divididas Dieron al fin por su opinion sus vidas. Dos hubo nobles que partiendo tierra, El feudo y amistad que los unia Cambiaron con furor en saña impia. Mas bien que por defensa de sus reyes, Mas que por sus derechos, Y por salir por las antiguas leyes Del suelo patrio, su bandera alzaron Por ir á hincar en los contrarios pechos Las aguzadas lanzas que empuñaron. La que por Don Felipe alzó banderas, Siempre amparada por mejor fortuna, De la contraria raza por do quiera Las vidas fué segando una por una. De la otra, en recompensa De sus servicios, derramó la inmensa Riqueza reunida Del último heredero que restaba En la por ellos siempre perseguida Persona errante y misteriosa vida. El deudo y parentesco que ligaba A ambas á dos familias comprobaron, Y de aquesta manera De enemiga fortuna venidera La hacienda en una de las dos juntaron. Reinó por fin en paz Felipe quinto, Y la familia aquella, vencedora Que fuera en esta malhadada lucha, Siempre fué noble por su honor é instinto: Con el rey alcanzó privanza mucha, Y todavia la conserva ahora. Pero de la otra raza que vencida Fué por la suya, un individuo solo, Un mancebo no mas quedó con vida. Mas proscrito, sin resto de esperanza De cuanto hubo en la tierra despojado, Fuese á América huyendo despechado Cual de la proscripcion, de la venganza Del enemigo bando, encarnizado. Allí arrastró su misera existencia Con inconstante y designal fortuna, Ya en triste medianía ó indigencia: Hasta que en sin tranquilizada España, De los bandos distintos Licenciada por fin la inútil tropa, Y aplacada por sin la antigua saña, A España dió la vuelta, y viento en popa Ancló en el mar que á Barcelona baña. Ahora bien, entended, Don Pedro Tellez: Las familias rivales Son las nuestras: entonces y hasta el dia Los destinos fatales Fueron, y sin piedad para la mia. Conozco bien que vos, mancebo apenas De cinco lustros, de la guerra impia Parte no fuisteis; pero todavía Vuestro padre, que es causa de mis penas, De la contienda instigador primero, Vive, y no puede la de su heredero Mezclarse con la sangre de mis venas. Mi casa os di: su bospitalario techo

Buena ofreció ocasion á mi venganza:
Os condujo el inflerno: mas no avanza
A tan baja traicion mi noble pecho;
Mas que nunca, Don Pedro, se os olvide
Que un mar de hirviente sangre nos divide.
Hé aquí todo el misterio de mi casa;
Hé aquí mi historia entera.
Y ahora que conoceis mi verdadera
Posicion, á estas rondas poned tasa,
Y á la honra de ambos con mejor manera
Arreglad la conducta venidera. »

Y así concluyendo Con tal relacion El viejo, el camino Que trajo tomó. Cual sombra movible De una aparicion Que en humo al tornarse Con hondo terror Nos hiela el medroso Mortal corazon: Así la del viejo Desapareció En la que trazaba Su vieja mansion. Con ojos absortos, Con mudo dolor, Partir y perderse Don Pedro le vió. Y en vano quisiera Con resolucion El paso atajarle, Correr de él en pos Y exigir completa Nueva esplicacion: Negaban sus fauces El paso á la voz : Inerte, embargada, Sentia la accion. Y así, bajo el peso Del secreto atroz Que el viejo en su historia Le patentizó, Quedó anonadado, Sin ira y valor, Y á solas el triste Con su corazon

#### III

En circulo eterno Con giro infernal, Su pecho colmando De angustia y afan, Formando en su mente

Eterna espiral, Que acaba dó empieza, Y vuelve á empezar; Y turba y marea Y rueda tenaz En mágico círculo Que vértigos dá, Del mozo en la mente Comienzan á dar Las negras ideas Que crea en su mal, Mil vueltas que al cabo Confundenle mas. La historia es del viejo Terrible verdad: De sangre fermenta Entre ambos un mar. Lejos tantos años Del suelo natal, Lo supo él tan solo De oirlo contar. El, rico de ciencia, Campeon de la paz, Que ve de la vida En el campo erial Tan solo una flor Fecunda no mas, La flor que produce La sé conyugal, La paz del tranquilo Doméstico hogar: El que por do quiera Buscándola vá, Que deja por solo Su aroma gozar Riquezas, honores, Privanza real, Y cuanto en el mundo Se puede envidiar: El que huye dejando Princesa imperial, Por no ver en ella La felicidad: Que ve de su dicha La flor ideal Fragante á sus plantas Su tallo elevar Y á asirla se mira Tan próximo ya, ¡Ay! ve que es solo esta La flor celestial Que al campo en que arraiga No puede arrancar. Del viejo ofendido Calcula ademas La altiva y heróica Generosidad. Si; el triste á una aldea

Se vino á llorar, Su sangre vertida, Su hurtado caudal: Su dicha con que otros Gozándose están. Y cuando podia Venganza tomar, Pues á él á sus manos Le trajo Satan (Como él se lo dijo Con harta verdad, Contar esperando Con un crimen mas); Le ofrece en su lecho La seguridad; Le sienta á su mesa, Le sirve leal, Y en paz recibiéndole Le deja ir en paz, Y él ¿ cómo le paga Tan gran lealtad? De amor insensato Se deja arrastrar Por Flor con quien nunca Unirse podrá. ¡Oh! ¡hallar en tal caso Gentileza tal En tal enemigo, Y ciego atentar A la honra de su hija En su alma beldad Es ser de una infame Vileza capaz!

#### IV

Y con tales pensamientos Batallando sin cesar, Midiendo las consecuencias Que aquella casualidad Para el venidero tiempo A su porvenir traerá, No ve que vuelan las horas El apenado galan. Pegado se está en un tronco Del soto en el valladar: Y sus ojos distraidos Como por oculto iman Atraidos á los muros Del palacio sin variar De direccion, enclavados En el edificio están. La lobreguez de la noche Que en cerrada oscuridad Envuelve toda la tierra, Ver no le permite va

Mas que una masa de sombra.
Porque rauda tempestad
Por el espacio avanzando
Ahogó el nocturno fanal
De la luna, que camina
De los nublados detrás.
Con ráfagas desiguales
Empieza el aire á agitar
Las ramas, que pronto el raudo
Torbellino arrancará.

Ya está encima, la veleta De la torre casi vá Desde el monte en que se eleva Con las nubes á tocar. Brilla un relámpago enorme Y á su roja claridad Se ilumina todo el valle Por un instante fugaz, Y en este mismo momento El reló que empieza á dar Las tres de la madrugada, Con sus ecos de metal, Atrayendo de las nubes La inmensa electricidad. Hizo la tormenta horrible Sobre el valle reventar. Rasgóse el preñado vientre Del nublado: el vendabal Lanzose fuera amagando Las campiñas arrasar: Broto la lluvia á torrentes, Fué la tierra un cenagal, Los arroyos en un punto Hizo en torrentes cambiar: Y cada valle sué un lago, Cada cuesta un manantial, Cuyos raudales inmensos No osa la tierra tragar, Porque no pueden sus poros Con tan gigante caudal. Y sus pesares Don Pedro Dándose prisa á apartar, Olvidando el mal del alma Con la afliccion corporal Lanzóse sobre los lomos De su potro, y con asan Ambos á dos acicates Aplicándole á la par Arrancó á escape tendido Con tanta velocidad Que en su impetu parecia Arrastrarle el vendabal.

> El dia siguiente Purísimo el sol Cual siempre con lumbre Serena radió.

Tormenta de estio; Temprano calor Formóla, y en furia Ligera pasó. El cierzo deshizo Su pronto turbioni Con soplo pujante Llevándola en pos: Y seca la tierra Sus lluvias sorbié Despues de pasado Su inmenso aluvion. Del sol á los rayos Tornóse en vapor Gran parte, que al punto El aire llevó. Tornaton los campos Con nuevo vigor A alzar las espigas Que el viento abatió: Tornó á embellecerse Con nuevo verdor La yerba y el césped Que el agua embarró. Tornaron los elmos El grato rumor A alzar de sus hojas Que el aura enjugó: Y oyendo en sus nidos Su lánguldo són Las aves, que el fiero Nublado espantó, La luz saludaron Con dulce clamor Lanzándose al viento Con vuelo veloz. La atmósfera entonces Mas pura quedó, Sin mancha de nubes Su azul estension. El pueblo á sentirse Con vida torno. — Cediendo al instinto Su buen corazon, A ver los sembrados Salió el labrador: De fieles podencos Seguido, el zurron Repleto, á los sotos Volvió el cazador. Y abriendo el aprisco Dé se guareció Tornó sus rebaños Al monte el pastor. Y así de la vida Al ruido y accion Por campos y pueblos La tierra tornó.

Tan solo el palacio Del viejo mansion Gozar de aquel nuevo Placer no mostró. En todo aquel dia Ninguna se abrió De las anchas rejas Del muro esterior, Ni nadie pasando Vió abierto el ponton, Ni nadie á sus dueños Asomarse vio. Y así pasó un dia, Y corrieron dos, Y así la semana Completa pasó. Tan solo el domingo Cuando el esquilon Del templo á la misa Del alba tocó Acudió á la iglesia Con su padre Flor, Y luego á cerrarse La casa tornó.

Tildóse en el pueblo
De estraña aprension
Del viejo un retiro
Tan nuevo: y echó
Por muchos caminos
La murmuracion,
Mas de ellos la causa
Ninguno esplicó.

Y así pasó en tal misterio Del verano la estacion, Y un templo alzado al Silencio El palacio semejó: De toda amistad antigua Y de toda relacion Con las gentes del lugar El viejo se retiró. Solo salian al templo Con la aurora el viejo y Flor, Y segun al encontrarlos Algun curioso notó Iba el viejo como nunca Con torva faz, é iba Flor Tan pálida y melancólica Como si en su corazon Llevara un grande pesar, 0 la mano del Señor De una enfermedad la hubiera Cargado con la afliccion.

#### CAPITULO VII.

#### FLOR-DEL-ALBA.

Pasaron los ardientes Calores del verano: Del álamo las hojas Amarillean ya. Las eras están limpias Y recogido el grano: La fruta sazonada Para cogerse está.

De la fecunda viña
Entre las anchas hojas
Crecidos los racimos
Empiezan á pintar:
Las uvas de los negros
Empiezan á ser rojas:
Los blancos transparencia
Comienzan á tomar.

Se acerca la vendimia:
De todos los lugares
Anuncian los peritos
Que llegan á sazon.
Los cuébanos se aprestan,
Se limpian los lagares,
Se ajustan los obreros
Que llegan en monton.

Que al suelo castellano
Para vendimia y siega
En bandas numerosas
Buscándose jornal,
De Asturias y Galicia
La muchedumbre llega,
Dejando de sus riscos
El áspero erial.

El ruido y movimiento
Su turba forastera
Con danzas y cantares
Aumenta por dó quier;
Y en tanto que los dias
De su trabajo espera
Se apresta á las de afanes
Con horas de placer.

¡Oh cuán alegre tiempo No hay época mas grata Al corazon sencillo Del franco labrador: Ni oyeron cortesanos Tan dulce serenata Como el lejano acento Del buen vendimiador.

¡Qué hermoso el campo entonces!
Cuál brilla en armonía
El verde de los campos
Con el celeste azul!
Las noches son serenas
Y el resplandor del dia
Parece que se templa
Con transparente tul.

El aire atravesando
Por la feraz campiña
Cubierta de verdura,
A los sentidos trae
El fresco y deleitoso
Perfume de la viña,
Y la hoja que temprana
Del álamo se cae.

No tiene aura mas pura, Vivifica y salubre, De las primeras flores La mágica estacion, Que la que trae setiembre Y espira con octubre De sus airados vientos Entre el rugiente són.

Este es el tiempo bello
Fecundo en poesía
Y pródigo en deleites,
Del genio inspirador.
Sus auras son, cargadas
De aromas y armonía,
El soplo con que al mundo
Anima el Criador.

Sí, sí: la brisa fresca, Fugaz, murmuradora, Que arranca en el setiembre La postrimera flor: La ráfaga es que anima La llama creadora, Que en nuestras almas puso La mano del Señor.

Sí, siempre fué el otoño Mi dulce primavera, De poesía y flores Mi pródiga estacion: Y aspiro yo con ansia Su ráfaga postrera, Y en ella es donde bebo Mi nueva inspiracion. Sí, ven, brisa de otoño, Y aunque tus roncas alas El arboleda yermen Que cobijó un eden; Aunque en zarzales tornes De mi vergel las galas, ¡Oh brisa de setiembre Consoladora, ven!

Ven á templar el fuego
Del abrasado estío,
Ven á mi lira muda
Cantares á inspirar.
Ven á rasgar las nieblas
Dó al pensamiento mio,
El perezoso agosto
Sepulta á mi pesar.

Ven, ven: pues si tu soplo
Los árboles despoja
De su opulento y verde
Y ameno pabelion;
Tambien es cierto, ¡oh brisa!
Que en pos de cada hoja,
Arrancas un instante
De pena al corazon.

Yo siempre te he querido; Constante y confiado Hete aguardado siempre Con invariable fé: Mil veces por tu vuelta Con ansia he suspirado, ¡Oh brisa de setiembre! Jamás te olvidaré.

Ven; ya para gozarte
Se esplayan mis sentidos;
Mis labios entreabiertos
Para aspirarte están:
Atentos se preparan
A oirte mis oidos,
Y aguarda que le orées
Mi rostro con afan.

¡Oh cuánto me embelesa
Tu desigual murmullo,
Y cuánto me enamora
Tu vagabunda voz!
¡Cuán dulces pensamientos
Halagan con tu arrullo,
Mi mente cual tú vaga
Y como tú veloz!

Mis ojos te imaginan En medio el remolino Que de agostadas hojas Y polvo desigual, Elevas revoltosa En medio del camino En tosca y momentánea Y rápida espiral.

Ya juzgo que te veo
Entre la blanca tropa
De fadas y de silfos
Que van en tu redor;
Las orlas arrastrando
De tu flotante ropa,
Y aún percibir sospecho;
Tu cuerpo sin color.

Ya pienso que graciosa, Versátil, hechicera, Vestida de una nube Como tu sér sutil; Cabalgas en el viento Emanacion ligera, De la frescura antigua Del bosque y del pensil.

¡Oh cuánto me embelesa
De los torcidos troncos
Mirar de una alameda
Que á desnudarse vá;
Huir una tras otra
Entre suspiros roncos
Las resonantes hojas
Descoloridas ya!

El rio que susurra
Bajo las verdes cañas;
El aura que se aduerme
Entre una y otra flor;
El sonoroso arroyo
Que corre entre espadañas,
No igualan tus rumores
Con su gentil rumor.

En ese incomparable
Monótono lamento
Con que despide el árbol
Sus hojas, que se van;
Con que llorando implora
La compasion del viento
Que al paso le deshoja
Sin comprender su asan:

Acaso no halla el vulgo
Mas que el rumor penoso
Del aire y de las hojas
Que arrastra en pos de sí:
Mas sus compases vanos,
Lenguage misterioso,
Palabras escondidas
Contienen para mí.

Sí, brisa, en tus murmullos Y en tus errantes giros Entre las secas ramas, Alcanzo á comprender; De espiritus ocultos La voz y los suspiros Con que á mi sér responde Su misterioso sér.

No son las mentirosas Efimeras visiones Que en ti la fantasia Poética fingió: No son las ilusorias Sublimes créaciones En que inspirada aborta La poesía, no.

Espíritus son esos
Con pensamiento y vida,
1 Oh brisa! porque siento
Sobre tus alas ir
Los plácidos recuerdos
De la niñez perdida,
Las bellas esperanzas
Del tardo porvenir.

Tú tiendes á mis ojos
Cual vasto panorama
Cuanto mi sér espera,
Cuanto en mi sér pasó:
Delante de mis ojos
Tu aliento desparrama
Los íntimos deleites
En que me embriago yo.

Las auras olorosas
Del lujurioso mayo,
Mi espíritu adormeceu,
Enervan mi valor.
Mi pensamiento embarga
Letárgico desmayo,
Y; ay necio del que entonces
Recuerde al trovador!

Del sol de julio el fuego Inspira solamente Al moro que dormita Tendido en el haren: Y acaso allá de América La perezosa gente, Tranquila en sus hamacas Le gozara tambien.

Mas yo no cuento nunca Por horas de mi vida Las horas del estéril Estío asolador: A mi comienza el año Con mi estacion querida: Yo vivo cuando mueren El árbol y la flor.

Yo cuendo solamente
Por horas de mi vida
Las en que siento pon brisa!
Sobre tus alas ir
Los plácidos recuerdos
De la niñez perdida,
Las bellas esperanzas
Del tardo porvenir.

Tú solo eres, otoño,
Mi tiempo verdadero,
Mi edad, mi primavera,
Mi inspiracion, mi Eden:
Envidia tengo entonces
De Píndaro y de Homero...
¡Ven, brisa de setiembre,
Para mi gloria, ven!

Mas dónde me arrebata
Mi loca fantasía?
¿Adónde vá buscando
Belleza y poesía
Perdida de los vientos
Sobre la azul region,
Cuando la misma brisa
Me llevará delante
Del dulce y melancólico
Poético semblante
De Flor que la respira
Con yaga distraccion?

Del muro solitario
Abierta la ventana
De amor y de hermosura
Como ilusion ufana,
Su suave y espresivo
Contorno deja ver:
Y allí desde la altura
La distraida niña,
Aspira el aromado
Vapor de la campiña,
Que con las brisas viene
Sus rizos á mecer.

La sien sobre su diestra
Reclina, que doblada
Mantiene su cabeza
Bellísima inclinada,
Con espresion tranquila
De dulce languidez:
Y embebecida en vagos
O tristes pensamientos,
Está en uno de aquellos

Pacíficos momentos En que reposa el cuerpo Y el ánimo á la vez;

En una de esas horas
De indefinible calma
En que tristeza dulce
Nos adormece el alma,
Y plácidos recuerdos
Fermenta el corazon:
En una de esas horas
De insomnio y poesía,
Cuyo beleño blando
En su aura nos envia
Tan solo del otoño
La mágica estacion.

Sonrisa melancólica
Sus labios hermosea;
Con sus flotantes rizos
El aura juguetea,
Lascivo acariciando
Su rostro juvenil.
Mas nubla la tristeza
Sus ojos de paloma,
Y á sus mejillas puras
La palidez asoma,
Sus rosas marchitando
Con tintas de marfil.

Tal vez pesar secreto
Su corazon abrume:
Tai vez alimentada
Sin tiempo la consume
Efimera esperanza,
Recuerdo engañador.
Mas niña que en sus bellos
Abriles, apetece
La soledad, y llora,
Medita y palidece,
El mal que la atormenta
No es mas que mai de amor.

La tez de Flor-del-Alba
Amor es quien marchita,
Amor es el impulso
Que á contemplar la incita
El campo ilimitado
Del hondo porvenir:
Medita y ambos ojos
Por la erial campiña,
Llorando sus enojos,
Tiende la pobre niña;
Vese acuitada y huérfana
Y ansía por morir.

# CAPITULO VIII (1).

I

## UN AÑO DESPUES.

En una estrecha y oscura Y torcida callejuela, De la coronada villa Por dó Manzanares lleva Su corriente tortuosa Tan pudibunda y modesta, Que mas que el agua del rio Se ve del fondo la arena: En una calle dijimos Por lo estrecho, callejuela, Y mas oscura y torcida Que el laberinto de Creta: May una casa de pobre, Aunque muy limpia apariencia, Que parece de artesanos Acomodada vivienda: Mas la gente que la habita, Tal vez por causas secretas, Al trato con sus vecinos Con tanto teson se niega, Que las comadres del barrio Aún las mas duchas y arteras, Que á descifrar un enigma Al diablo se las apuestan, Averiguar no han podido Qué gentes serán aquellas, Y eso que há ya mas de un año Que á fijarse allí vinieran. Un viejo son y una jóven Segun los curiosos piensan Del andar y la apostura De los dos, cuando á la iglesia Parroquial, por las mañanas A misa van; mas no aciertan A descubrir ni su clase, Ni sus medios de existencia Ni sus rostros, que embozado Él en una capa negra, Y ella en manto muy cumplido El talle y la cara envuelta, Jamás vislumbrar dejaron Mas que un ojo y media ceja: -Y esto es lo que á las comadres

(1) Aqui entra lo que ha escrito en este cuento el seŭor García de Quevedo.

Mas enfada y desespera. — Y ensartando á troche y moche Mil conjeturas diversas, Hay quien supone al anciano Personage de gran cuenta, Que disfrazado se encubre La ley temiendo severa, De algun horrendo delito Por evitar la sentencia. Quién dice que es un avaro Recien venido de América Que oculta inmensos tesoros Bajo hipócrita pobreza; Y no falta quien de espía Acusándole, asevera, Que fué un tlempo muy su amigo Allá en la corte de Vicna. Y aqui es de escuchar el coro De las maldicientes viejas, Que en los dos desconocidos Su impotente saña ceban; Y ensalzando al Rey Felipe Hasta la azulada esfera, Juran con ardiente rabia Contra la gente tudesca. Mas las opiniones todas En una cosa concuerdan; Y es que al dejar al anciano Por su jóven compañera, Todos suponen á una Que debe de ser muy fea, Y pues que vá tan tapada, Al menos bisoja ó tuerta. Juicio comun de los hombres, Que creen que les hace ofensa Quien oculta propias cuitas De indiferencias agenas, Y vengan culpas soñadas Con calumnias verdaderas.

Η

#### EL ENCUENTRO.

Desempedrando la calle
En una andadora yegua
Que del Betis cristalino
Nació en la verde ribera;
Cuando el moribundo rayo
Del sol se vislumbra apenas
En los estremos remates
De las mas altas veletas;
El dios Marte en la apostura,
Si de bondad no tuviera
Clara espresion amorosa
Su pálida faz, morena

A trote largo vá un mozo De veinte y ocho años á treinta: Y al desusado ruido Que al chocar sobre las piedras, Producen las herraduras De la trotadora yegua, Acuden á sus balcones En ruidosa competencia, Hombres, mugeres y ancianos, Y chiquillos y mozuelas. Mas no mira el pasagero Que causa gran estrañeza En el apartado barrio Su noble y marcial presencia; Y en pensamientos profundos Sumida el alma, las riendas Sobre las trenzadas crines Al aire slotando sueltas, Va cruzando, cual si el sino Dirigiese su carrera, Estatua ecuestre animada, Por la circunstante escena. Mas al pasar por delante De la misteriosa puerta De aquella casa que escita Curiosidad tan intensa, A una esclamacion gozosa Que pronunció una voz tierna, Lleno de asombro el viandante Alzó la noble cabeza; Y mientras con diestra mano El brioso animal refrena, Las espesas celosías Por atravesar se esfuerza, Con miradas que un abismo De indômido amor revelan. Entreabrióse la ventana, Y mas hermosa que estrella Que al triste náufrago anuncia El fin de horrible tormenta; Mas plácida que la luna Cuya blanda luz riela Sobre las olas de un lago En noche clara y serena; Mas bella que la esperanza Y como la dicha bella, Asomóse un breve instante Una muger; la sorpresa Embargó la voz del mozo Un punto, mas luego : «¡Es ella!» Esclamó: — la celosía Cayó; mas una ligera Señal de la hermosa jóven, En su sencillez compleja Dijo al mancebo: « No tardes En volver, que aquí te esperan. » Y en el lenguage espresivo De su mirada resuelta

Contestóla él : « No haré falta. »
Y clavando ambas espuelas
En los lucientes hijares
De la trotadora yegua,
Vá por la calle torcida
Corriendo á toda carrera.

#### 111

#### LA CITA.

Cubre la tierra y los aires De temerosa pavura, La tétrica soberana De las tinieblas profundas.

Entre apiñados celajes Que con su sombra la enlutan Y sin una sola estrella Que clara á su lado luzca;

Fanal pálido y sin brillo, Cual la llama moribunda De distantísimo faro, Sigue su curso la luna.

Duerme tranquilo el magnate Sobre su lecho de plumas; Y en su mal jergon el pobre Acaso en sueños se burla

Del cansancio y la fatiga, Del frio y del hambre ruda, Y al despertar ; infelice! Le aguardan nuevas angustias.

Todo duerme ó todo calla, Y ni una mosca nocturna Viene á turbar con su vuelo Aquella calma profunda:

Cuando á deshora, embozado, Por la callejuela oscura, Sube un hombre, con pisadas Que á duras penas se escuchan.

Mas de aquella misteriosa Casa, al llegar á la altura, Paróse la sombra viva En actitud de quien busca:

Y luego, cual si en las hondas Tinieblas que lo circundan Mirar pudiesen sus ojos, Y librarle de sus dudas; Desembozóse, apoyando Contra la pared vetusta Los hombros, mientras las manos Con suma destreza pulsan

Una española vihuela; Y con voz de gran dulzura, Tal de la noche callada El hondo silencio turba:

Flor-del-Alba, encantadora,
Que escedes en hermosura
La del dia;
Oye, del alma señora,
El canto de mi amargura
Y agonía.

Despierta, señora mia,
Oye el acento angustiado
De mi queja;
O muerto me hallará el dia,
Contra los hierros clavado
De tu reja;

Despierta, mi bien...» Y el canto
Del enamorado espira;

Que en lo oscuro,
Con crudo, zeloso espanto,
Moverse otra sombra mira
Junto al muro.

Y arrojando el instrumento, Y requiriendo la espada Decidido; Vá mas ligero que el viento Contra la sombra callada, Sin ruido.

"¿Quién vá? — ¿quién es él? — ¿qué
Pregunta la voz sonora [busca?
Del amante;
— Pregunta es esa muy chusca,
Señor Don Pedro; en mal hora
Vuestra errante

Estrella os trajo á mi nido; Qu: yo dia y noche velo Mi tesoro. ¡Y cuidad que no descuido, Sino guardo con desvelo Su decoro!

Su padre sereis, sin duda,
Y á tal nombre, mi coraje
Me abandona:
Por eso mi lengua muda
No responde á vuestro ultraje...
— Quien blasona

Como vos, de bien nacido, De valiente y generoso, No así artero Del enemigo dormido... —; Sellad el labio injurioso, Caballero!

Si entre las sombras oísteis Cantar sentidas endechas A mi amor; Nunca acusarme debísteis, Ni herirme así con sospechas De traidor.

Solo vos teneis la culpa
Deste arrojo temerario
Que os aira:
Sirva á mi alma de disculpa
Este volcan incendiario
En que espira.

Fiel amaré hasta la muerte A Flor-del-Alba, os lo juro Por mi nombre; ¡Que nada puede la suerte Contra el amor firme y puro De tal hombre!

— ¿Os jactais de caballero,
Y así labrais el desdoro
De una dama,
Sin averiguar primero,
Cual cumple á vuestro decoro,
Si ella os ama?

¡Oh Don Pedro! sois muy mozo,

Mas yo á vuestra edad tenia

Mas prudencia:

Y os declaro sin rebozo....

—; Perdonad al alma mia

Su impaciencia!

¡Oldme solo un instante,
Y os dolereis, es seguro,
De mi amor!
— Bien: ¿y de aquí en adelante
Me obedecereis?—¡Lo juro
Por mi honor!

Venid pues, » dijo el anciano,
 Y de una linterna oculta
 Haciendo lucir los rayos
 Que las tinieblas alumbran :

Abrió la ferrada puerta De la mezquina casucha, Y al portal angosto entraron Dejando las hojas juntas,

Detrás Tellez y él delante, Como dos sombras confusas, Quedando la callejuela Muda como antes y á oscuras.

# CAPITULO IX.

I

#### ESPERANZAS.

Como el cansado náufrago Que en tempestad bravía, Lucha en las olas túrbidas Cercano á la agonía: Y la impotente mano Esfuerza el triste en vano, Mas que rendido, trémulo De susto y de pavor; Mas si de pronto fúlgida, De próxima ribera Brilla una luz, el ánimo Recobra que perdiera, Y el brazo ya rendido Al mar tiende atrevido, Nadando en curso rápido Al faro salvador:

Tal en el hondo piélago Del mar de nuestra vida, Cuando del mal la indómita Tormenta embravecida. Ruge con furia insana Contra la raza humana, Fluctúa el hombre, férvido Ansiando por morir. Mas si á deshora limpida Cual la naciente aurora, Surge de pronto al misero, Del bien anunciadora, Iris de eterna alianza. La plácida esperanza; ¡Con nuevo brio esfuérzase El triste por vivir l

Sin tí, dulce esperanza, compañera Del hombre, en este mundo engañador, ¡Cuán poca la virtud, cuán poco fuera El genio, á sostener nuestro valor!

Tú eres el don mas alto que del cielo La mano del Criador hizo al mortal; Todo parece en nuestro triste suelo, Todo, menos tu influjo celestial.

Hija de Dios, de su bondad esencia Eres blanda como él, como él divina; Del sumo manantial de su clemencia Brotaste pura fuente, cristalina.

Bálsamo del dolor inconsolable, Brisa refrigerante en la agonía, Eres al poderoso y miserable Lo que á los campos es la luz del dia.

La luz que alumbra, el fuego fecundante En el cual la creacion enardecida, Se ostenta fuerte, hermosa y rozagante Llena de gracia y juventud y vida.

Contigo, alma esperanza, el mar del mundo Animosos surcamos los mortales; Que crudo no hay dolor, ni mal profundo Dó viven tus consuelos celestiales.

Y en el abismo del dolor eterno Mansion del torvo arcángel maldecido, Si penetraras tú, no hubiera infierno; ¡Que solo es infeliz quien te ha perdido!

II

#### ESPLICACIONES.

De la pequeña linterna A la luz incierta y pálida, Van entrambos caballeros, Tellez detrás, delante Alba. Y atravesando el oscuro Corredor y la empinada Escalera suben ambos Sin hablar una palabra; Que cuando los pensamientos Se enseñorean del alma, Como mas se siente entonces Menos entonces se habla. Al fin el viejo una puerta Abrió, y en estrecha sala, De muebles y colgaduras Bastante pobres ornada, Entraron; y en una silla Dejando el viejo la capa,

Y ofreciendo á Tellez otra, Con dura y triste mirada: « Ahora bien, Don Pedro, dijo, Ya escucho vuestras palabras. » El jóven, con gran mesura, Aunque en voz robusta y clara, Empezó de esta manera: Cuando estave en vuestra casa De Villaldemiro, os dije, Segun creo, por qué causa lba huyendo decidido, De amigos, familia y patria; Seis meses hará que aquella Dama de régia prosapia, Que mi padre, mas amante Que cuerdo, me destinaba, Casó con un archiduque De la corte de Alemania, Y el mismo tiempo ha que os busco Por los ámbitos de España. Anteayer volví á la corte Llena de dolor el alma, Y al borde, por Dios os juro, De una accion desesperada; Cuando esta tarde, por dicha, Descubri en una ventana De esta casa al bien que adoro, A mi amor, ¡á Flor-del-Alba! No querais, pues, ser mas duro Que la suerte : ; á nuestras ansias Os rendid!

— ¿Quién?... ¿ Yo, Don Pedro, Cometer la accion bastarda, De unir á sangre enemiga La sangre de mis entrañas? Mal me conocísteis, jóven; ¡ Nunca perdonan los Albas! Y antes prefiero ver muerta A mi Flor idolatrada, Que consentir ¡ duro oprobio! En que se unan nuestras razas. » — ¡ Pero, señor!

- ¡Nada escucho!

- Pensad...

— Pienso que sué harta
Mi bondad. ¿ Quereis que olvide
Tanta sangre derramada?...
— Se derramó en buena guerra.
— La fortuna hereditaria
De mi Flor, que vuestros deudos...
— Os la devuelven intacta.
— ¿ Cómo?

— Mirad estas ietras;
Para vos fueron selladas,
Y detrás de vos corrieron
Conmigo, por toda España.
En ellas, el Rey Felipe
Quinto, os devuelve su gracia,

Vuestros títulos y honores, Vuestras haciendas y casas: Mi padre y yo esto pedimos Para vos, al buen monarca; Ved si consentís ahora En mi union con...

— ¡Flor-del-Alba!
Gritó gozoso el anciano,
¡Flor, Flor!...; Ven aquí, muchacha,
Despierta y vístete presto,
Que gran sorpresa te aguarda!
¡Sois todo un hombre, Don Pedro!
¡Flor-del-Alba! ¡Flor-del-Alba!»

## III

#### FELICIDAD.

Bello es el astro, rey del claro dia, Bellisima su luz fecundizante; Bella es la reina de la noche umbria Con su pálida luz, su brillo amante; ¡Pero mas bella aún, mas seductora, Es la muger que el corazon adora!

Bello es el césped del ameno prado, Bellas son del pensil las gayas slores, Y el campo de la nieve, nacarado, Y del iris los fúlgidos colores; ¡Mas mil veces mas bella, mas querida, Es la muger amor de nuestra vida!

Dulce es oir sonando en la espesura
Del céfiro la voz, como un gemido,
Y el arrullo en que pinta su ternura
La cariñosa tórtola en su nido,
Y el murmurio apacible de las fuentes,
Y el lejano mugir de los torrentes:

Y el rumor de las olas que golpean La embarcación que en calma vá indecisa Cuando las lonas cándidas flamean Al blando soplo de espirante brisa; Mientras allá en la popa el marinero Alza al cielo su canto lastimero:

Y el canto de los tiernos ruiseñores, Y el confuso balar de los ganados, Y la voz de espertísimos cantores Al compás de instrumentos acordados, Y las primeras voces de cariño Que trémulo pronuncia el tierno niño:

Y el cantar que compone mil cantares Confuso, inesplicable en su armonía, Que la tierra y los vientos y los mares, Alzan al Crindor ai fin del dia... Pero mas dulce aún, mas acordada, Nos es la voz de la muger amada.

Grato al altivo corazon del hombre Es ganar por si mismo fama y gloria; Muy grato es escribir su propio nombre En el eterno libro de la historia; Grato es nacer en elevada cuna, Gratos son el poder y la fortuna:

Gratísimo es salvar á un fiel amigo Que á nosotros clamó en su mal andanza, Y aún mas grato humillar á un enemigo; Que inmenso es el placer de la venganza— ¡Pero es mas grata aún y apetecida La posesion de la muger querida!

¡Amor, amor del alma inmaculado, Raudal copioso, en la virtud fecundo, Don del Omnipotente, el mas preciado, Sumo poder, generador del mundo! ¡Cuán feliz quien de ti no desespera A la mitad de la vital carrera!

Tú solo siembras de olorosas flores El áspero sendero de la vida: Al que sostienes tú, ¿ qué los rigores Son de varia fortuna, maldecida, Si basta á guarecerle el seno amante De la muger, en su favor constante?

## IV

A las voces del anciano Acudió Flor, presurosa, Y al ver á Tellez, el alma Del placer llena y zozobra, Quedóse estática, muda, Entre risueña y llorosa. Turbado tambien Don Pedro Al ver la muger que adora, Presentarse ante su vista Mucho mas que antes hermosa, Allá entre dientes balbucia De política una fórmula; Hasta que el viejo, impulsando Suavemente á su hija absorta, Dijo al dichoso mancebo: «¡Y bien! ¡abraza á tu esposa!» Y las dos almas amantes, Que el placer casi acongoja, Creyendo un sueño su dicha, A un tlempo rien y lloran: Sus alientos se confunden,

Sus labios casi se tocan,
Mientras que el prudente viejo
Conociendo que incomoda,
Vuelto á las pobres paredes,
En sordo y ciego se torna.
«¡Ay Tellez!...

— ¿ Por qué suspiras? — Aquella mansion dichosa En que por la vez primera Te ví...

— ¿Qué?

-No es nuestra ahora.

- ¿Porqué?...

— Vendióla mi padre.

— Mas la compró otra persona. ¿Quieres volver?

- Si es agena...

- 1Y si esa razon no importa?

- ¿Cómo así?

— ¡Porque es de un dueño Que con el alma te adora!

—¿Qué? ¿el castillo...?

- Y sus terrenos

Son tu regalo de boda.

— ¿Iremos allá?

- Muy presto.

- ¿Cuándo?

— ¡A la próxima aurora!

#### CONCLUSION.

Serena, embalsamada, fresca y pura, Es del florido abril una mañana; El padre Sol de la celeste altura Con majestad esplende soberana: Y el aura que se queja en la espesura, Y de avecillas mil turba galana Que pía blandamente entre las flores, Celebran la estacion de los amores.

¡Salve, tres veces salve, primavera, Estacion del amor, yo te saludo! ¡Cuánto; ay! por ti esperando desespera El mendigo infelice que desnudo Juzga eterna del tiempo la carrera, En los rigores del invierno crudo; Y á tu dulce calor vuelve á la vida, Y el duro padecer acaso olvida!

Tú vistes con tu manto de verdura El monte y la llanura, el bosque y prado, Devuelves al arroyo su tersura, Al céfiro su aliento embalsamado; Tú en nuestro corazon de la ternura Vivificas el fuego ya apagado; ¡Que al presentarse mi estacion querida Vuelve el mundo al amor, vuelve á la vida!

Yo te saludo, sí; mi humilde acento Se pierde en la vastísima armonía, Que alzan la tierra, el mar y el vago viento Cuando destierra el sol la noche umbría: ¡Cuán grato es escuchar aquel concento Que al espirar del moribundo dia, Alza á su Dios la crēacion entera, Grata por tí, mi gaya primavera!

Todo tiene una voz: el bruto, el ave, Las ramas y las flores y el capullo; Mugen del mar las olas en voz grave, La fuente en placidísimo murmullo: Allá en las lonas de la inquieta nave Espira de la brisa el blando arrullo, Y al cielo azul en múltiple sonido Del canto universal sube el rüido.

Era de abril florido una mañana Serena, embalsamada, fresca y pura, Y entre fajas de azul y de oro y grana Brillaba el padre Sol en el altura: La clara fuente que entre guijas mana De una verde enramada en la espesura, De guija en guija alegre va saltando, Grato frescor á la campiña dando.

Y luego serpéando se estravía
Por tortúosa y áspera vereda,
Volviendo á aparecer só la sombría,
Copuda y amenísima alameda
Que hácia un palacio fastúoso guia
Semi-oculto en la fértil arboleda,
Y cuya planta el bosque así domina
Como el roble á la frágil clavellina.

Y encerrado en un marco de esmeralda No lejos del espléndido castillo, De un empinado cerro, en la ancha falda, Se mira un pintoresco pueblecillo: Y en la cima del cerro, y á la espalda Del pueblo, contrastando en lo sencillo Con el solar altivo castellano, Pobre se mira alzar, templo cristiano.

Modesto, pero limpio: — en la blancura De sus tapias, imágen muy sencilla De aquella religion sublime y pura Que predicó el cordero sin mancilla: En cambiantes vivísimos fulgura El sol vivificante de Castilla, Proyectando en los árboles añosos Que le cercan, mil discos luminosos.

El cerro y lianura, cuanto abarca
La vista en derredor, surge lozano
En la antes aridísima comarca
De aquel rincon del suelo castellano:
Llano y monte y castillo la honda marca
Llevan de alguna poderosa mano
Que mostrárseles quiso protectora,
De su antiguo esplendor restauradora.

En torno del castillo, en mil cañadas Murmuran las corrientes cristalinas, Que corrian en túrbidas quebradas Há poco: — rubicundas clavellinas, Pálidas azucenas nacaradas, Renúnculos y rosas purpurinas, Cercan en derredor las mansas fuentes Mirándose en sus linfas transparentes.

Por bajo los espesos emparrados,
Y á la sombra de amenos bosquecillos
De mirtos olorosos y granados,
Gorgean mil pintados pajarillos:
Triscan sobre la yerba de los prados
Balando los inquietos cabritillos,
Mientras tendido en la esmaltada alfombra
Los vigila el pastor allá en la sombra....

Y allá del cuadro en el fondo El castillo se dibuja, Cerrando la perspectiva Con su imponente estructura.

De su puerta, cuyas hojas Hasta entonce estaban juntas, Enlazadas de las manos Salen hasta dos figuras.

Un galan son y una dama, Esta de rara hermosura; De aquel la morena faz Benigna á un tiempo y adusta.

Revela un pecho animoso Y un alma todo ternura; Y en su talle compitiendo Van fuerza y gracia confusas.

¡Cuán hermosa es Flor-del-Alba! ¡Cuán estrema es la apostura Del enamorado esposo! ¡Cuánta de ambos la ventura!

Andando van y ni miran Las slores, ni el canto escuchan De las trinadoras aves, Que suena entre la espesura.

**~∤&¦o**◆

Uno al otro se contemplan Con atencion tan profunda, Que al mirarlos se diria Que son dos almas en una.

Apoya Flor en el cuello De Tellez la diminuta Mano, mientras el rodea Con el brazo su cintura.

Humedecidos los ojos, No con lágrimas de angustia, Sino con el dulce llanto Del amor y la ternura. Y sus labios se sonrien Y por besarse se buscan, Y ella se embriaga en su amor, Y él se embriaga en su hermosura.

Mientras que allá entre la sombra, La faz del anciano, oculta, Al contemplar tanta dicha De gozo se desarruga.

Y en tanto el sol prosiguiendo Vá en su carrera fecunda, Al través de una mañana De abril, aromosa y pura.

# LA CAVERNA DEL DIABLO

LEYENDA FANTASTICA DEL SIGLO XVII

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |

# LA CAVERNA DEL DIABLO

# LEYENDA FANTÁSTICA DEL SIGLO XVII.

# AL SEÑOR DON JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

TRIBUTO DE CARIÑO DEL AUTOR.

-----

1

#### EL VIAJERO.

Cubre el cielo, el mar y el mundo De oscuridad temerosa, La tétrica soberana De las-tinieblas señora.

De vez en cuando las nubes Rasga con luz breve y torva El relámpago, y el trueno Aliá á lo lejos rimbomba.

Y á intérvalos desiguales Escasas y gruesas gotas De lluvia, que desparecen Apenas la tierra tocan,

Anuncian á la comarca Que las Ardénas coronan, Que va á estallar muy en breve Una borrasca espantosa.

Entre tanto allá un viajero Por las alturas galopa, Destacándose en lo oscuro Como una gigante sombra.

Jóven y hermoso el semblante, Noble apostura y graciosa, Y monta un regio caballo De pura raza española.

Solo vá; mas le persiguen Sin duda, porque se azora Al ruido menor que siente Detrás de sí, entre las rocas.

Y hácia atrás vuelve la vista, Y viendo que ruge sola La borrasca en torno suyo, Serena su faz se torna.

Y al noble bruto espoléa, Y aunque no teme á la ronca Tempestad, llueve, y hay frio, Y el hambre dura le acosa.

Y á la luz que un punto brilla De algun rayo precursora, Ve el viajero en lo lejano Alzarse al cielo orgullosas, Cuatro torres de un castillo, A cuya vista se doblan El temor y la fatiga, Y el hambre devoradora.

Así el audaz marinero Que desde playas remotas Regresa al hogar querido Dó le aguarda el bien que adora;

Al ver la blanquizca bruma Que anuncia las patrias costas, Años los instantes juzga, Y eternidades las horas;

Y por mas que el viento gima Sobre la tirante lona, Y por mas que el buque vuele Cortando las crespas olas;

Para él no corren los mares Ni los crudos vientos coplan, Y sufre mas en un dia Que sufrió en la ausencia toda.

Sigue entretanto el viajero Galopando entre las sombras Y de la rauda corrida Al fin anhelado toca.

Que ya del feudal castille Sobre el foso el puente arrejan Y entran ginete y caballo A la mansion protectora.

II

#### EL CASTELLANO.

En un salon espacioso
De gótica arquitectura
Y á la luz de una bugía
Que apenas su centro alumbra,

Ve el viajero en un antiguo Sillon, que pobreza anuncia, Arrellanado á un anciano De pálida faz y adusta.

Ressejanse en su semblante Que asean hondas arrugas Una ambicion desmedida Y una grandisima astucia.

Apenas baja la frente Cuando el jóven le saluda; Con la mano le señala Una banqueta vetusta;

Y empuñando unas tenazas Descomunales y sucias, Del hogar en las cenizas Con maña y destreza sumas,

Vá pescando una tras otra Las ascuas pocas y mustias Que un instante resplandecen De gozo al mirarse juntas.

Y haciendo otra seña al jóven, Porque aquella escena es muda, Así decirle parece: « Acérquese usted, si gusta. »

No aguarda aquel que su huésped Le invite por vez segunda, Y acercándose a! hogar Su empapado trage enjuga;

Mientras que el viejo le mira Con atencion tan menuda, Que apesar de su descaro El fuerte jóven se turba.

En esto un criado á su dueño Que aguarda la cena anuncia: Este al punto se levanta Luciendo su alta estatura,

Y con ademan altivo
Estas palabras pronuncia:
« Venid, señor, que la noche
Es fria y el hambre punza. »

Y cojiendo la bugia Que las tinieblas alumbra, Sale con tan presto paso Que el jóven le sigue á occuras.

## 111

#### FLORINDA.

En un ángulo lejano De la mansion altanera, Y en un lindo saloncillo Está dispuesta la cena.

No luce como en el otro Pobre y mezquina candela; Bugias mil de colores Arden allí y reverberan.

Y de slores naturales Y arrayan y madreselva, Ramilletes y guirnaldas Y caprichosas cenesas;

En transparentes jarrones Y en torno á la rica mesa, A un tiempo vista y olfato Embalsaman y recréan.

Entra el viajero y mirando Transformacion tan completa, Cree que es un sueño, y los ojos Incrédulo se restriega.

Señálale el castellano El sillon de cabecera, Y por no contradecirle En él callando se sienta.

"Florinda! grita el anciano, Ven, que ya la cena espera! » Y de adentro una voz dulce : "Voy al instante, » contesta.

Abrese entonces del jóven Frente por frente una puerta, Y cual entre opacas nubes Brilla la luna serena;

Cual la rosa entre zarzales; O cual gallarda palmera Que con su sombra convida En las libicas arenas; O cual fuente pura y ciara En cuyas aguas encuentra A un tiempo vida y frescura La caravana sedienta;

O como aquellas palabras Que aún en el alma resuenan, De la muger que adoramos Allá en nuestra adolescencia;

O en sin como al moribundo Es su esperanza postrera: Así á la vista del jóven Aparece, y aún mas bella,

Una muger, un prodigio, Un asombro de belleza, Ante la cual se humillara La hermosura mas perfecta.

Blanca como el alabastro, Como las palmas esbelta, Como el piátano flexible, Y altiva como una reina.

En rizos mil ondulantes Cae la Llonda cabellera, Cubriendo el pecho y la espalda De alabastrina firmeza.

Puso amor su dura aljaba Entre los dos negras cejas, Y en los dos azules ojos Sus mas mortales saetas.

Entretanto el peregrino Fascinado la contempla, Y mientras mas lo trastorna Mas en su vista se ceba;

Y olvida el hambre y el frio, Y su fatiga y flaqueza, Y sus venturas pasadas, Y las cuitas que le cercan.

Y las mudanzas del mundo, Y sus pompas y miserias, Y en fin se olvida á sí propio Y solo en Florinda piensa. En tanto el astuto anciano Con suma atencion lo observa, Y una irónica sonrisa Sus secos labios despega.

Mientras la jóven con gracia Y encantadora modestia, Hace al viajero un saludo Y empieza á servir la cena.

#### IV

## LA PETICION.

Toca à su fin el banquete, Y ni una sola palabra Ha interrumpido el silencio Que las tres personas guardan.

Que el castellano y la niña Por larga costumbre callan, Y el viajero piensa solo En mirar á su adorada.

Ya es tarde y dormir es justo, »
Dice el viejo, y se levanta;
Florinda al punto le imita
Y lanzando una mirada

Al viajero, que conturba Las fibras todas de su alma:

- « Descansad, señor, le dice
- En paz y por si mañana
- « Os vais sin verme, el contento « Con vos y la dicha vayan. » Y haciéndole otro saludo Se entra de nuevo en su estancia.

Vuelve en si el joven y en torno Dirigiendo las miradas, Ve que el viejo le examina Con espresion muy estraña.

- Sentaos por un momento
  Y oidme cuatro palabras, »
  Le dice; el viejo se inclina
  Y el viajero así le habla :
- « Soy de Venecia; mi sangre « Es de la mas noble y ciara

- « Que en sus anales registra « Mi fuerte y altiva patria.
- « Me llamo el Conde Rinaldi,
- « Y me trajo á estas comarcas
- « Una juvenil locura
- « Que cometí por desgracia.
- « Ora si os place decidme
- « Quien sois, pues tengo en el alma
- « Un plan que acaso convenga
- « A nuestras dos nobles casas. »

Calla el Conde y la respuesta Del huésped ansioso aguarda, El cual despues de un momento Dijo con voz reposada:

- « Yo tambien soy noble y Conde
- « Y antigua es tambien mi raza;
- « Tibaldo de las Ardenas
- En estos montes me llaman:
- « Fui tesorero y amigo
- « De Luis XIII el gran monarca;
- « Mas la envidia y la calumnia
- « Me privaron de su gracia.
- « Ora aqui en mis tierras vivo
- « Pobre vida, solitaria,
- « Con Florinda y con mis penas,
- « Con mis odios y esperanzas.
- « Esta en compendio es mi historia.
- « Cumpli con vuestra demanda:
- « Ahora á vos toca decirme
- « Ese plan que meditábais. »
- \_\_\_ « Conde Tibaldo, una hija
- « Teneis, que mucho me agrada.
- « ¿ Quereis casarla conmigo?
   « ¿ Casarla, Conde, casarla?
- « ¡Cuan presto ardió en vuestro pecho
- « De amor la traidora llama!
- " ¡Pardiez!... mas es cosa seria,
- " Y es preciso meditarla.
- « Ira de Dios!.... respondedme
- « ¡Sí ó no, como Dios manda!
- « Soy pobre, Conde, muy pobre:« Si os conviene la muchacha,

- « Sin dote, Dios os bendiga,
- « Y el cielo vaya en su guarda!
- « ¿Sin dote?... acepto!
  - « Un instante:
- « Ya conoceis mis desgracias.....
- « Mi único bien es Florinda,
- « Y si el hado me separa
- « De este bien postrero y solo
- « Que á mi vejez le quedaba;
- « Darme podeis, pues sois rico.....
- « ¿Qué pretendei»?....
  - « Casi nada....
- « Veinte mil escudos de oro.
- « ¿Qué decis?... no tengo en Francia
- « Tanto dinero....
  - « Pues, Conde,
- « Dejad la niña, dejadla!
- « Algo menos....

- « No, por Cristo;

- « Que de rey es mi palabra!
- « Pues bien, apenas del dia
- « Brille la pura alborada
- « Iré en busca del tesoro
- « Que me pedís ....
  - ¡ Vaya en gracia!
- « ¡ A Dios! mi señor, y suegro!
- «; A Dios, Conde, hasta mañana! »

#### V

#### LA CAVERNA DEL DIABLO.

Y deja el Conde aquel fatal castillo
Apenas luce la rosada aurora,
Y al brioso corcel en los hijares
Clava entrambas espuelas sanguinosas;
Del generoso bruto só la planta
Que velos como el rayo el aire corta,
Desparecen las cumbres y los llanos,
Los rios y las fuentes y las rocas,
Y entanto el Conde ante sus ojos mira
La dulce imágen de Florinda hermosa:
— Así miraba.... así me sonreia,
Pensaba el triste en su pasion ya loca....
Alta como la palma en el desierto
Es mi Florinda; al lirio y la amapela
Aventaja su talle en lo flexible:

Si al viento da su cabellera blonda Cubriránla sus rizos ondulantes, Como el esbelto plátano en las hoyas De la aromosa America, se oculta Bajo sus verdes y brillantes hojas. Si llega á hablar, cual música celeste, Resuenan los acentos de su boca, Mas dulces que la miel que en el Himeto Solicitas abejas elaboran.... ¡Oh Florinda!....¡Ay de mi desventurado! ¿Y he de perder su posesion dichosa Por mi anterior locura?.... Tal castigo Es superior á mis maldades todas! - De todo lo que fui, de cuanto tuve Mi nombre, y el corcel que aguijo ahora, Me quedan solo ; ay triste! y en el alma De los pasados bienes la memoria! ¡Un nombre y un caballo!....

— « Todavía Te quedará algo mas, » una voz ronca Que conturbando el viento resonaba, Al Conde respondió...

— Si hay quien responda En estas soledades á mi cuita, ¿Por qué de mi se oculta?

—Aunque blasonas,
Oh buen Conde Rinaldi, de esforzado,
Temo que ha de espantarte hasta mi sombra.
— Quien quiera que tú fueres, no atrevido
Ultrajes esta sangre generosa
Que anima el corazon...; Sal á mi vista
Aunque seas Satan!

-- Aquí en persona Tienes al que nombraste! — unhondo trueno El aire conturbó — la azul atmósfera Cubrióse de tinieblas, y el viajero De entre un denso vapor, gigante forma Medio hombre, medio sátiro, surgiendo Vió delante de sí — con la espantosa Sobrehumana vision, el noble bruto Espantado detiénese, y resopla, Y se encabrita, y al audaz ginete Amenaza estrellar contra las rocas. Pero el espectro llega, y de su mano Al contacto infernal, cae y se desploma El valiente corcel bajo su dueño, El cual siente su sangre gota á gota En durísimo hielo convertida Refluir al corazon; pero la heróica Condicion triunfa empero; se levanta, Y así dice á Satan con voz sañosa: - « 1A qué vienes, espiritu invencible? - ¡A ayudarte!

- ¡Mentiste! que hast ahora Lo contrario miré... Mi último amigo Has muerto!...
- Si te doy lo que ambicionas, ¿Qué me darás en cambio?

- No poséo

Sino mi nombre ya.....

— ¿ Por dicha ignoras Que te queda aún el alma?

- ¡Y bien! ¿qué quieres

Decir?

— Que si del alma, aquí me otorgas Entera posesion, de tu Florinda Serás mañana dueño!

- Es ardua cosa

Lo que ofreces, Satan.....

- Si el trato aceptas Verás cuan fácil es, verás cuan pronta! - ¡Acepto! grita el Conde, enardecido Por la ciega pasion que lo devora; Y aúbito Satan la tierra hiriendo Con el pié bipartido, inmensa boca Al hombre y al espíritu los traga, Llegando presto á las cavernas hondas Que fundamento son del universo. Allí Rinaldi atónito, una tropa De infernales espíritus, contempla, Atenta al parecer á humanas obras. Aquella es una fragua. — En torno al fuego Crisoles gigantescos que rebosan De pálido metal, enrojecidos, Como vividas ascuas se coloran: Y balansas, martillos y troqueles Y punzones y yunques, ponderosas Barras de oro finisimo y de plata, Cansan la vista alli y el paso estorban. Y al ver llegar al Conde, los precitos Artistes, en torno de el se agolpan, Y con humilde gesto le saludan Y su señor le aclaman. — La oficiosa Turba á la voz del Conde, á la fatiga Con mas priesa y afan entonces torna. En la hoguera el carbon chisporrotéa; Los crisoles retiemblan; las preciosas Barras se funden: los pesados mazos En alto se levantan: — De la tropa Todos á cual mas diestro en las tareas Varias compiten: mientras estos forjan, Liman aquellos; mas allá acuñando Otros se ven; compulsan y retocan Otros las piezas, y otros finalmente Colocándolas van en grandes bolsas. Y en brevisimo espacio, aquella suma De veinte mil escudos, que la sorda Avaricia del viejo le exigiera, Vá Rinaldi á tener — con faz gozosa Contempla cual se hacinan; ya no falta Sino el postrer escudo, y en su loca Delirante alegría se apodera El Conde de él, y á Satanas lo arroja. — ¡Para ti, Lucifer! grita el malvado, Y al tesoro consigo, al mundo torna.

#### VI

#### EL ASESINATO.

Cabalga el Conde en lo oscuro Sobre un veloce caballo, Que al salir de aquel abismo, Le dió su patrono el diablo. Consigo lleva el tesoro A tanta costa comprado, Aunque él no piensa en el precio, Solo en Florinda pensando. Ya vá á sonar media noche, Cuando de la luna al rayo Que de entre las negras nubes Se desprende, vé á lo largo Parecer los altos muros Que encierran su bien amado. Entonce al bruto espolea, Y atrás el viento dejando, Salvá el foso, y de un postigo, Abierto, al través, al patio Principal llega; del bruto Ligero saltó, y salvando Dicz á diez los escalones, Llega á vista del anciano: - : Heme aqui con el tesoro l — Presto habeis enriquecido... -¿Y bien?

— ¡Seais bien venido!

- ¡Veamos!

— La ley del oro!

— Ved todo lo que gusteis;

Mas ya que os traigo el dinero,
¡ A Florinda he:mosa espero

Que luego al punto me deis!

— Cachaza; que es necesario

Pesar y contar primero

Los escudos...

— Usurero

Pareceis...

— ¡Vos temerario!

— Pesad y contad; ma; presto;
Que no hay tiempo que perder...

— Para ser una muger

Lo que comprais, os protesto
Que gastais tamaña priesa.

— Luego tengo que marchar...

— ¡Tan presto me ha de dejar
Mi hija adorada?

— ¡Con esa
Salis ahora?... Pedisteis
Esa suma por su mano;
¡Ved que os está bien, anciane,
Cumplir lo que prometiateis!...

Al acento decidido Con que el mancebo irritado Le habla, cede complaciente El astuto castellano; Y cogiendo un balancin Que está al alcance del brazo, Vá los flamantes escudos Pesando á un tiempo y contando. De buena ley es el oro, Señor Conde, bravo hallazgo Habela becho; por mi vida, ¡Son muy de fresco acuñados! Este doblon es magnifico; A estotro le sobra un grano; ¿Y aqueste?... Como reliquias Voy todos, Conde, á guardarios.» - Y hablando asi, mientras sigue El enojoso trabajo Sin cesar, demuestra el viejo Su mísero genio, avaro. En tanto el Conde, impaciente, Dá su charla á dos mil diablos; Mas como todo en el mundo Tiene fin, ya de su cálculo Toca al término felice Aquel avariento anciano. Ya solo resta el postrero Escudo, y al colocarlo En la balanza, ve el viejo Que sube ligero el plato. — ¡Cambiádmele! esclama al punto. — ¿Por qué?

- ¡Pardiez!... porque es falso. — No poseo ya en la tierra Ni un miserable cornado: Con que si no os acomoda... — ¡Esperad!... y examinando Mas de cerca la moneda, Ve con indecible spanto Del principe del averno Un feisimo retrato: Y por leyenda : «Fundida Para el gran Conde Rinaldo En mil seiscientos cuarenta, Y en la caverna del diablo.» Lanza el viejo un alarido, Y al punto, cual si un encanto Poderoso en aquel grito Se encerrase, van entrando Por la puerta, uno tras otro, Hasta veinte hombres armados. Tira de la espada el Conde, Y ciego, desatentado, Acomete; los arqueros Forman en torno del amo Un circulo Impenetrable; Y cuando ya, despechado Vá á retirarse, acometen

A su vos los veinte brazos. Mírase el Conde perdido Porque le han cerrado el paso: «¡A mi, Lucifer!» ahulla, ¡A mi, espíritus del báratro!» Y una legion infinita En los aires agitando Cien mil inflamadas teas. Acude de negros diablos. Huyen timidos la vista Espantosa, los soldados; Y el Conde por los cabellos Cogiendo entonce al anciano, La amoratada cabeza Cercena de un solo tajo. En tanto que en el castillo Kjerce voraz su estrago El incendio; arden confusos Muebles, riquisimos cuadros, Y manuscritos preciosos, A grande costa, y en años No muy pocos, reunidos Por el muerto castellano. Y pronto el vorace fuego Se propaga y crece tanto, Que el Conde solo procura Poner su persona en salvo. Una inmensa galería Ardiendo ya, á grandes pasos Sigue el Conde; va á torcer Por donde no hay fuego, cuando Unos ayes lestimeros Lo detienen, y a lo largo, Casi desnuda, á Fiorinda Descubre, que entrambos brasos Pidiendo favor le tiende. No vacila, que esforzado Nació; salvando las vigas Abrasadas, y arrostrando Mil muertes, vuela en socorro De la jóven; ya á su lado Vá á llegar; ya presuroso Una salvadora mano Vá á ofreceria, cuando siente Crugir y hundirse á su paso El sólido pavimento Por el incendio minado. Lleno de pavor el Conde, A un balconcillo inmediato Se lanza y de allí se arroja Al patio de un solo salto. En aquel instante mismo, Con fragor estraordinario Toda el ala que el incendio Destruye, se viene abajo; Y el Conde, que por fortuna Halla aun alli su caballo, Salta sobre él, lo espolea,

Y mas veloz que el relámpago, Vá corriendo á toda brida Al través de aquellos campos.

#### VII

#### LA FUGA.

Los montes y los rios, las selvas, los collados, Las villas, las aldeas, ve el Conde en derredor Pasar ante su vista cual pasan los nublados Al soplo irresistible del túrbido aquilon.

Y pasan otros rios, y surgen otros montes. Y aldeas y ciudades de vario parecer; [tes, Y campos nunca vistos y estraños horizon-Y lúgubres comarcas ve el Conde en su correr.

Y mientras mas se aleja de aquel fatal castillo, Mas claro del incendio escúchase el crugir; Y el golpe acompasado del lúgubre martillo, Y aquel indefinible, satánico reir.

Y el pálido rostro con ansia volviendo, Ve el misero Conde; terrible vision! Que entero el castillo detrás dél corriendo Ya casi en su marcha detiene al bridon.

Entonces desgarra los recios hijares Con ambas espuelas del noble corcel; Y el sudor y sangre despréndense á mares A rudos embates del dueño cruel.

Mientras mas le aguija, mas lento adelanta; Ni freno ni espuelas conmuévenle ya: Y al fin yerta, inmóvil, la rápida planta, De aspecto varía la fuga infernal.

En torno de Rinaldi gira ardiendo El castillo con hórrido fragor, Y el Conde sobre si gira, siguiendo Con pasmo la terrífica vision.

Rotos los muros, la anublada vista Penetra sin obstáculo hasta el fin, Y como en panorama, amplia revista Pasa allí de su vida el infelis.

Mírase honrado, y rico, y acatado Como lo fuera allá en su juventud; Antes que en la sentina del pecado Mancillase por siempre su virtud.

Luego, ya corrompido, á los placeres Se lanza, y á los vicios con furor; Y pérfidos tahures, y mugeres Perdidas, van siguiendo en derredor.

Y la orgía, las lúbricas danzas, Y los duelos, la sucia embriaguez; Del averno las mil asechanzas, Juntas van en impuro tropel.

Y traiciones, y muertes, y engaños Pasan luego en confuso monton, Y ya el Conde, sus últimos años Ve llegar ante sí con horror.

> De Venecia las torres, los puentes, De las aguas se miran surgir, Y se escucha el rumor de las gentes Cual del mar el lejano mugir;

Las luces remedan al dia, Las góndolas vienen y van : ¿Cual es, esa inmensa alegría Que ruge en el ancho canal?

Del lago las plácidas olas Cubiertas de barcas se ven, Que agitan sus mil banderolas Del remo al suave vaiven:

Y música y tiernos cantares, Y gritos y vivas sin fin, Conturban la tierra y los mares Del uno hasta el otro confin.

Y allá del cuadro en el fondo. Entre mil otros fulgura, Cual sol brillante, un palacio Que las miradas deslumbra.

Es la marmórea fachada Prodigio de arquitectura, Y á la luz de los hachones De mil colores y hechuras,

Que de frente y por la espaida Se refleja en sus columnas, Cual si de diamante fuera Así fulgente relumbra. Es de Alfonso de Ferrara Duque, la mansion augusta, Y en aquella fausta noche Emporio de la hermosura;

Que en su hogar hospitalario, El noble principe aduna, Cuantas damas y donceles Hay allí de egregia alcurnia.

Ved cómo allá en los salones Se codean y se empujan, De caballeros y damas Las innumerables turbas.

Como en galas y preseas Compiten las hermosuras; Mientras á un lado las madres, Con frentes un tanto adustas,

Lloran acaso los tiempos De sus pasadas venturas; ¡Pobres flores, deshojadas, Soles que el invierno anubla!

Y al dar la señal la orquesta, Ved cual se agitan confusas Las parejas juveniles Obedeciendo á la música...

Como si el crudo vértigo De súbita locura, Se apoderase rápido De las alegres turbas: Los jóvenes y virgenes, Con aparente furia, Ya con cuidado evitanse, Ya tornan y se buscan Y unos con otros mézclanse En danza tan confusa, Que con trabajos improbos La maternal ternura, Acaso en medio al vórtice, La cabellera rubia Pasar ve, de la silfide Que causa sus angustias, Como veloz relámpago Que un punto el cielo alumbra; Y al ver cual pasa efimero De nuevo se conturba; Torna á buscarla, y riese Del miedo que la asusta, Ai ver la frente pálida De cuyo bien se cura,

Angel de amores, cándido, Brillar entre la turba, Cual luce el sol vivífico De enero entre las brumas.

Mas el noble principe, Rey de la funcion, No se ve en las salas; Acaso salió Al regio vestibulo, Oyendo el rumor De alguien que al sarao Muy tarde llegó. Mas no; que aunque sea Galante el señor, Recibe, á las gentes De pié en el salon, Y cuando el ugier Con sonora voz Anunció á Cornaro. El Dux, solo dió Dos pasos el dueño, En demostracion De gran cortesia; Que es duque y señor Tambien soberano, Y hombre de tal pró, Que parias no rinde Ni al Emperador.

Allá en lo oscuro Cerca del muro, Que al lago dá; En una pieza Que dá tristeza Se ven entrar:

Juntos dos hombres, De altivos nombres, Ricos los dos: Duque el primero, Y el que postrero Al cuarto entró;

Su intimo amigo, Que en enemigo Se vá á tornar: Que allá en lo oscuro, Cerca del muro Van á jugar.

Rinaldo, el Conde Que dentro esconde Del corazon; Fea codicia, Negra avaricia, Poco valor:

Al de Ferrara,
Que antes entrara,
Le dice así:
— « ¿ Dó están los dados? »
— « Ya preparados
« Veislos aquí. »

Con gran sorna
La ancha corna
Coge aquel:
Tira el dado....
— «¡Fortunado,
« Diez saqué!»

- « Duque, tira!

   « Conde, mira,

  « Quince yo!

   « Mil sequines

  « Florentines.

  « ¡ O furor!»
- « Venga el cuerno « Del averno, « Van diez mil! « Tres... diez... trece... « Me parece « Que vencí! »
- « Bien... yo tiro.

  « Mas, ¿qué miro?

  « ¡Quince son!

  « ¡Negra suerte!

  « ¡Ven, ¡ó muerte!

  « ¡Vá un millon!
- "¡Suerte aleve,
  "Ya pordí!
   "Doce cuento...
   Bien... aumento.
  "¡Pesia á mí! »

« Tres... seis... nueve...

« ¡ Dos millones
« De doblones
« Ahora van!
« ¡ Tù el primero,
« Duque!
— « ¡ Quiero!
« ¡ Seis no mas!

« ¡Oh alegría!
« ¡Esta es mia!
« ¡Tiro yo!
« Dos... tres... nada!...
« ¡Malhadada
« Mi ambicion! »

Prosignen Jugando, El Duque Ganando: Y el Conde Perdido. De rabia Transido, El único Apuesta **Postrero** Doblon: Y pierde, Y al punto En negro Conjunto, Ve el triate Su vida: Su fama Perdida; Ya nada Le resta... Horrible Traicion!

Duda, Tiembla Mira, Busca Torvo Ya....

Y cual feroce tigre, salta luego Sobre el Duque blandiendo su puñal.

Y hasta el pomo le esconde en la tetilla Isquierda, traspasando el corason; Y al oro se abalanza que alli brilla El cobarde asesino, ora ladron.

Cae el Duque sin lanzar ni un solo grito, Que es segura la mano que le hirió; Y los bolsillos lienos, el maldito Vuela por el oscuro corredor.

La escalera salvó de un solo salto; Con otro llega al márgen del canal, Y por el puente toma de Rialto, Y prosigue y lo deja en breve atrás. Y sigue en la carrera... mas la historia De su pasada vida ya no vió El Conde, y sin aliento ni memoria Al irse á incorporar se desmayó....

#### VIII

#### EL DESPERTAR.

A la siguiente mañana Despues de aquellos sucesos Que contamos há muy poco, Al teatro del incendio,

Entre inmensa muchedumbre De aldeanos y labriegos, En buen órden van llegando, Hasta doscientos arqueros.

Del Rey son, que á la noticia De aquel desastroso evento, Manda que entre los escombros Se registre luego, luego.

Empiezan á echar á un lado Los ennegrecidos restos De pavimentos y muros, Puertas, ventanas y techos.

Y á las primeras de cambio, Hallan intacto y completo El cuarto laboratorio Del infeliz usurero.

Yace á un lado la cabesa, A otro el mutilado cuerpo, Que aún conserva entre las manos Aquel escudo postrero.

Y allí cerca, en un vetusto Arcon de sólido hierro, Que el mísero castellano Al morir dejó entreablerto;

En montones desiguales Se ve lucir el dinero, Cuyo amor costó la vida A su infortunado dueño. Siguen en tanto escabando Solícitos los pecheros; Y en el patio principal, Donde casi todo un lienzo

De pared, se vino abajo Con el furor del incendio; Desentierran á Rinaldi Maguilado y casi muerto.

Y es que al saltar, de las fras Del fuego infernal huyendo, Tras él desplomôse el muro Minado ya por el fuego.

Y la carrera y la fuga, Y los terribles recuerdos, Dó en lugubre panorama Vió sus delitos horrendos;

Fueron fantasmas y sombras Del lastimado cerebro; Delirios de un moribundo Que sueña estando despierto...

Al ver al Conde se lanzan Sobre él los bravos arqueros, Y atado, en una camilla Que llevan cuatro labriegos;

Con silencio y gran premura, Al mas inmediato pueblo Le conducen; que formado Ya está el tribunal severo,

Nombrado por el monarca Para formar el proceso, Y segun lo que resulte Condenarlo ú absolverlo.

#### IX

#### EL SUPLICIO.

En medio de una gran plaza Y sobre altivo tablado Cuyas negras colgaduras Al alma infunden espanto;

Al rededor de una mesa Están los jueces sentados; Y alli junto en su camilla, Descompuesto el rostro y pálido,

Enredados los cabellos, Los ojos ensangrentados, Yacer se mira doliente Al infelice Rinaldo.

Cuatro guardias le rodean, La partesana en el brazo; Y estudiantes y mendigos, Y clérigos y soldados,

Se empujan y se denostan Y se dan sendos codazos, Por ver mejor á los jueces Y al miserable acusado.

Y tan de recio se insultan Y se estrujan con tal garbo, Que vá á parar en tumulto Si dura mas, aquel acto.

Mas por fortuna, el delito Es tan patente y tan claro, Que no hay sino aquel forzoso, Indispensable retardo;

Y la causa apenas dura El tiempo que es necesario Para que pueda erigirse Allí próximo un cadalso.

Convicto el Conde y confeso De homicidio, incendio, y rapto; De pacto con el demonio, Y á mas, monedero falso;

A una voz la última pena Le imponen los magistrados: Y entre roncos alaridos É insultos del populacho,

Al patíbulo afrentoso Le conducen los soldados. — Allí en la rueda le rompen Primero piernas y brazos;

Luego le arrancan los ojos; Y vivo aún, palpitando, En una inmensa caldera, Dó los escudos del diablo

En plena fusion, hirviendo, Son un infierno abreviado; Le arrojan, porque el castigo infunda mayor espanto.

X

#### CONCLUSION.

Cuentan que mientra el suplicio Duró, en los aires bailando Cual torbellino espantoso. Se vieron mil negros diablos, Al són infernal, horrible, Del mas lúgubre fandango. Y al rechinar de los dientes, Y al reir de aquellos trasgos, Se mezclaban los suspiros De Florinda, y los desmayos, Y el ronco estertor del Duque, Y el del mísero Tibaldo. Yo, lector, no lo aseguro; Cuento lo que me contaron. Lo que si afirmo por cierto (Y no me importa un cornado Que cual patraña lo mires); Es que el viajero á su paso Por la comarca en que estuvo El castillo celebrado, Cree oir el chisporrotéo Del incendio, y ver su estrago, Y escuchar las sucias copias, Y juramentos nefandos. Y el rechinar de las limas De los monederos falsos, Al són del recio martillo De la Caverna del Diablo.

# **TISAFERNA**

MONÓLOGO.

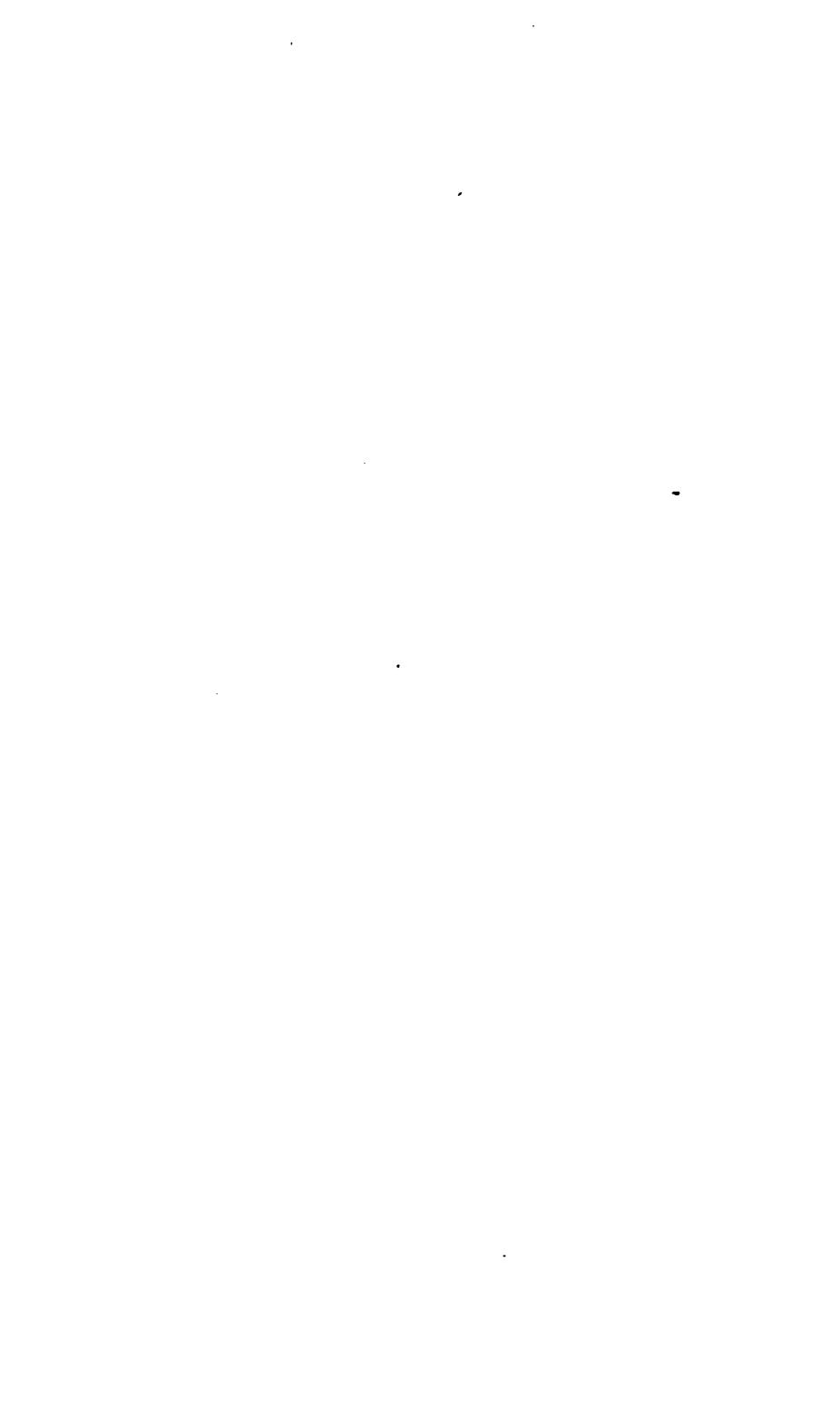

# TISAFERNA.

# SENTIMIENTOS, PENSAMIENTOS, PADECIMIENTOS, ESTUDIOS DEL CORAZON.

MONOLOGO.

# A LA SEÑORA DONA ENRIQUETA MARCHENA DE LLONA.

Usted adivinó el nombre del autor, leyendo estas páginas anónimas. Hoy, que se publican firmadas, recibalas U. como una prueba de reconocida amistad.

Paris, julio de 1862.

# PARTE PRIMERA.

I

Esta es, ó lector, la verdadera historia de una alma desterrada, durante cierto período de su penosa peregrinacion á través del borrascoso mar de la vida.

No estrañes que solo te sea abierto un capítulo de esta tristísima odysséa, porque este capítulo es el epítome intenso cuanto comprensivo de su vida entera.

Ni encuentres malo ó vituperable, el que no te sean igualmente comprensibles todas las páginas de este opúsculo. Son ayes del corazon, y muchos de ellos serán ahogados por el dolor y llegarán á las veces á tu oido como ruïdos inarticulados — informes sonidos de una lengua solo comprendida en pleno por los desventurados.

Entre los ayes del corazon, todos dolorosos, ningunos, — ni los de la grandeza caida; ni los de la honra mancillada; ni aún los mismos del amor materno que llora el fruto de su amor perdido; — ningunos hay tan hondos, tan desgarradores é inconsolables, como los del primero, del único — del último amor del alma, no comprendido — no correspondido: porque estos, solo estos son los gritos del dolor sin esperanza! — Del dolor indecible — inenarrable — inmenso — infinito, que hace presa en una alma débil y limitada como el alma humana!

De estos te voy á hablar: estos te voy á contar. No sé si será larga o corta mi narracion: acaso su última página sea un himno de triunfo: acaso, el postrer gemido de un moribundo. — Acaso... si lo que no me atrevo á escribir, sucediere, lector indiferente, compadéceme.—¡Tú, vida y muerte mia, amor y dolor mio, perdóname!

11

Yo no puedo dejar de escribir, porque necesito quejarme; tú, lector, eres dueño de arrojar aquí el libro, y harás muy bien, si no eres desgraciado. — Es una historia de lágrimas — el cementerio de mis muertas esperanzas. Y por mas que á trechos luzca el sol ó la argentina luna de una tibia noche de verano — ¿ qué han de alumbrar en el desolado campo de mi historia, sino tumbas y dolores?

# III

Era en 1847. — No tenia aún treinta años y ya mi frente estaba encanecida. Habia pasado ya por casi todos los dolores y desengaños de la vida humana : conservaba, empero, vivas, algunas de sus inefables alegrías. — el amor de los padres. — Jóven aún de cuerpo; — casi decrépito el corazon : esto no era cierto, pero lo parecia; — arrastraba la existencia en un verdadero estado de atonía moral. — Entonces la ví por vez primera. — ¿Cuándo? — ¿Dónde?

A principios del año: al fin de esas vacaciones que se prolongan en loclimas en donde se trabaja poco, hasta los primeros dias de enero. No tenia aún catorce años, y jamás he visto una flor primaveral tan espléndida. — Estaba casi en la niñez: era de facciones delicadas, de rubios

cabellos y ojos azules, y nunca ví muger alguna, cuya fisonomía fuese mas grave; cuya mirada fuese tan intensa de pensamiento y de ternura...

Mi corazon, galvanizado, saltó dentro del pecho; latió mas viva mi sangre: mas clara lució mi inteligencia. Entonces no lo supe — ahora véo que aquella fué la aurora de la verdadera vida de mi alma, porque aquel dia empezó á amar por primera, por única y última vez!

#### IV

Antes de proseguir en esta narracion, quiero dejar consignado aquí un fenómeno psyco-fisiológico que observé en mí, durante mas de seis años, mientras no perdí la esperanza de su amor; mientras no temí la horrible desventura de verla amar á otro — en brazos de otro! Mi cabello dejó de encanecer: sentia en mí una exuberancia de vida. — Aquel fué para mí el período de la produccion — de la creacion! — Si mi situacion y fortuna hubieran sido menos humildes, habria llenado el mundo de mi nombre.

He dicho ya que cuando la conocí, era una niña. Si hay algo en la naturaleza verdaderamente hermoso, es, sin duda alguna la muger hermosa, en esa edad de la vida. — Flor entreabierta, que sin abandonar todavía del todo la púdica cubierta del capullo, deja entrevér la espléndida brillantez de sus colores, y desparce ya, en torno suyo, el mágico tesoro de sus perfumes. — Edad en que la muger reina ya, sin estar todavía espuesta á los embates del desengaño y del dolor: en que, circundada de una virginal y fragante atmósfera de inocencia y de candor, jamás una palabra atrevida ni un pensamiento profano, vienen á empañar la cándida pureza de su casi-angélico sér... La muger es entonces el ángel de la esperanza—la viviente promesa de la futura dicha!

Cuatro años despues, ella, el bien de mi vida, habia realizado todas las promesas de su encantadora puericia. Hermosa, inteligente y buena, como la primera muger, antes de que la mancha del pecado la condenase á las enfermedades é impurezas de nuestra flaca humanidad — ¿ cómo podria yo darte, lector, una idéa, siquiera levísima, de mi ternura? — ¡Oh! — La amé entonces como la amo hoy, como la amaré hasta mi último suspiro — ¡ con todas las fuerzas de mi alma; con toda la fé y la esperanza de mi corazon!

V

Pero ella entraba apenas á este revuelto palenque de la vida: — yo, tocaba á los límites de la decrepitud moral.

Ella, halagada por todos los bienes del mundo — juventud, hermosura, talento, clase, fortuna; veia en lo porvenir risueñas lontananzas á lo largo de una senda de flores. — Yo... vivia en el dolor y para el dolor.

— Para ella, la vida era la patria; para mí, el destierro. Ella podia décir: Ego sum vita. — Yo, mors sum ego. Mors jam requies est: vivere pæna mihi...

Y, sin embargo, y contra mi voluntad, habléla de mi amor. Parecióle tan estraño la primera vez, que prorumpió en carcajadas. — ¿Te figuras, lector, lo que padeceria una criatura humana, á quien cortasen poco à poco el corazon en menudísimos pedazos, sin que se aminorara en ella la conciencia y facultad del dolor, la intensidad de la vida? — Ese tormento padeci yo entonces. — Pero el fuego que se apaga con un soplo de aire o con un poco de agua, apenas merece el nombre de tal, y en mi corazon ardia un devorador incendio. Torné à hablar con ese acento del verdadero dolor — el único que no puede fingirse — lentamente fue variando la espresion de su angélica fisonomía: de risueña pasó à seria — à atenta — à triste. Vi el peligro de que se estendiera á ella el contagio.

Habia entre élla y yo, obstáculos inmensos: abismos insalvables: me espanto su riesgo. ¿Comprendes, lector, mi desesperada situacion? — ¡Me espantaba la naciente esperanza de mi suprema dicha!

Hable todavia de mi amor; pero pintândoselo imposible. Lealmente, y una y otra vez, la hice medir, linea por linea, la inmensa distancia que nos separaba.

# VI

Erá una tibia y perfumada noche de veráno: la luna acariciaba con su melancólica luz las copas de los árboles de su jardin — estábamos solos— Era la vispera de una separacion dolorosislma para mi alma. La hablaba yo de mi amor sin esperanza. Estábamos de pié en el alfeizar de una ventana que daba al jardin, y al dudoso rayo de la luna contemplaba yo su encantadora fisonomía. De repente ví temblar una lágrima en sus ojos, y con un acento, que solo á ella, y solo aquella vez he oido, me dijo: — Et si je vous aimais?

Lector, ¿ has amado alguna vez? — Pero no me contestes antes de examinar á fondo tu corazon. Si tu amor ha sido solo la atraccion de la naturaleza, mas ó menos material; si han entrado en él por algo, el amor propio, la vanidad, si ha sido la fascinación plástica, por decirlo así, que en un alma templada de cierto modo, ejerce la belleza física, no me respondas que sí. — Si, por el contrario, has amado con ese amor que es la vida; con ese amor que es el alma; con ese amor ante el cual se funde y desaparece el propio sér, para identificarse y confundirse con el del objeto amadó; si has amado, en fin, con ese amor que es la dicha suprema ó la inmensa desventura de toda la vida; — entonces comprenderás la inmensidad de mi dicha y la inmensidad de mi dolor!... Porque aquel celestial Paraiso, único y supremo blanco de todos mis deséos, de todas mis aspiraciones, estaba delante de mí: sus puertas, de par en par abiertas, me convidaban á lanzarme en aquel piélago de inenarrable bienaventuranza. — A mis labios sedientos se ofrecian, puras, limpidas, voluntarias, aquellas ansiadas

y cristalinas aguas...; Y no podia entrar! —; Y no podia beber!...; Y no podia estrechar entre mis amantes brazos á el ángel que tan amorosamente los suyos me tendia! — No podia; porque estaba destinado á tocar y sentir con mas rapidez que la herida sigue al estampido del disparo, que el rayo sigue al relámpago, los dos puntos, los dos centros comprensivos de la vida humana: ¡ AMAR y PADECER!

Así, para mi corazon, la suprema dicha y el dolor supremo sueron un punto; solo que huyó la dicha y quedó el dolor, esterno ó latente; pero infinito... perdurable!

Tipo perfecto del hombre, ángel caido, que pinta Lamartine en aquellos tan conocidos versos:

Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux!

Mi corazon y mi pensamiento se cernian en los espacios ilimitados: vivian de las mas altas idéas: alentaban con las mas sublimes aspiraciones! — Y mis medios eran los de la pobreza que toca en el límite de la miseria; y el centro en que me movia, tan estrecho, que no podia hacer un movimiento por tenue que fuese, que no me ocasionase una ruda contusion ó una dolorosa herida. — Era, pues, inmensamente desventurado.

¿Qué pasó por mí en aquel rapidísimo instante en que apenas presentí la infinita beatitud que me era prometida? — No podria decírtelo, lector. - Las lenguas humanas son insuficientes para espresar los altos sentimientos del alma. — Signos de convencion, sirven perfectamente para la contratación de los negocios — para la transmision de los conocimientos humanos; pero para los sentimientos son infinitamente insuficientes. Puede un hábil artista trazar con su pincel la flor del jardin, tan parecida, que á cierta distancia la ilusion sea completa; pero salva el espacio intermedio y toca la realidad — es una flor pintada, sin movimiento — sin vida. No hablemos de la fragancia que es el alma de los flores. — Pues bien : asi y todo, el pincel es infinitamente superior à la palabra. Los sentimientos profundos, sublimes, generosos, son para sentidos, no para espresados. En la iniciacion ó infiltracion, si es permitida la palabra, del amor del hombre á la muger, hay sin duda alguna mucho de magnético é intuitivo. Si la palabra fuese el único vehículo del omnipotente fluido, apenas habria muger que amase, vistas la insuficiencia, oscuridad y pequeñez de los idiomas, y la delicada, noble y poderosa organizacion que el Creador dió para el amor, en prueba del suyo, á esta hermosa mitad del género humano.

Tengo, pues, que renunciar à pintarte lo que senti; pero puedo decirte que las amarguras y estrecheces de mi vida; las injusticias de los hombres; los dolores, la enfermedad, la muerte misma, desaparecian de mi vista, ante aquella tan lejana cuanto encantadora perspectiva. —; Qué ingrata ha sido esa muger!

# VII

Non sum qui fueram; periit pars maxima nostri. — No soy ya lo que fui: pereció la mas grande y la mejor parte de mi sér, desde el dia en que perdí la esperanza de su amor. — Tú, Dios mio, que ves mi corazon, ¿ cómo no te has apiadado de mí y llevádome contigo? — ¿ Es vida esta existencia que arrastro?

# VIII

Partió para aquel viaje. ¡Cuánto dolor y cuánta esperanza! — Bien sabia que ella no debia amarme : yo mismo se lo habia dicho; pero si el cielo habia puesto aquel amor en su corazon; si ella venia á mí y me decia : «¡Te amo como tú me amas — como el rio va á la mar; porque es una ley imperiosa de mi naturaleza — una condicion necesaria de mi vida!» — ¿habia yo de rechazar la inmensa felicidad que el cielo me deparaba? ¿Porqué habia de exigirme el mundo que fuese fuerte como un Dios? — ¿Porqué habia yo propio de cerrarme las puertas del Eden perdido, que el celeste guardian me abria de nuevo?...

Escribióme una carta. Me hablaba en ella de mis dolores, dándome sabios avisos y suavísimos consuelos. Hablábame de fortaleza cristiana, de mi madre, de la patria — de lo porvenir; y luego, descendiendo á los abismos del propio sér, me decia:

« No se lo que pasa por mí: me siento desasosegada — inquieta — triste. « — Todo me parece aquí monótono — inanimado — muerto! — A veces, « sin causa alguna, se llenan de lágrimas mis ojos: siento vagas y desco- « nocidas aspiraciones á un bien ignorado... Ninguna de las personas que « me rodéan me infunde confianza. ¡ Ah! — si estuviese U. aquí, acaso « me esplicaria lo que siento. ¡ Con cuánto gusto iria colgada del brazo de « U. en mis frecuentes y largos paséos por estas pintorescas montañas!... »

Me amaba, lector, ó mejor dicho empezaba á amarme con ese amor puro, inocente, virginal! — Dulce corriente que anima sin conturbarlo el campo inmaculado del corazon — suavísimo manantial, cuyas cristalinas ondas pueden acaso enturbiarse al confundirse con los de este borrascoso mar de la vida; pero cuyo orígen, en cualquiera punto del viaje en que nos remontemos hácia él, conserva límpido, terso, inmaculado, el purísimo tesoro de sus fecundas y generosas aguas!

Empezaba á amarme, sí; el corazon me lo dice, aún hoy, cuando tantos y tan eternos dias de amargura me separan de aquella fugitiva aurora de mi soñada dicha. Empezaba á amarme, y tan verdadero, tan noble, tan intenso cra aquel incipiente cariño, que estoy seguro de que al caér estas

páginas en sus manos; aunque nos separen los mundos y los mares; aunque ya haya largo tiempo que descanse yo en mi último sueño; aunque la implacable accion de los años haya desflorado su hermoso rostro y encanecido sus cabellos: — al léer estas tristísimas páginas, cuya alma es ella, su corazon estremecido latirá algunos instantes con el dolor de un remordimiento, y su memoria le traerá, una por una, las líneas de mi semblante y las palabras de mi labio — acaso una lágrima ruede entonces por sus mejillas — ¡ lágrima tardía, estéril, destinada á no caér siquiera sobre la tierra inhospitalaria que cubra mis cenizas!

# IX

Estoy cansado de escribir, lector. — Soy pobre; tengo frio, estoy doliente; y no hay fuego en este chiribitil en donde escribo. — Cuando me dán la mano aquel poderoso ó esa aristocrática dama, ¡cuán lejos estarán de pensar en el abismo de dolores y miserias en que náufrago fluctúo! — La dignidad me hace llevar el cuerpo recto, la frente altiva, la mirada orgullosa. — ¡Qué peso arrastro sobre mí! — Dias atrás, me dijo un publicista famoso, que mis amigos — ¿tengo yo alguno? — que mis amigos me creian nadando en la opulencia, porque veian ciertas distinciones, emanadas de altísimos lugares, de que era yo objeto. — Midiéndome por sus mezquinas almas, habrán creido que yo vendo los sentimientos de mi corazon: que trafico con las virtudes heredadas de mis honrados ascendientes. — ¡Estúpidos! — Los vicios se venden á menudo: las virtudes, los altos sentimientos, nunca. Se compra á los villanos y traidores; se esplota á los débiles. — ¡El hombre honrado y de fuerte corazon no se vende nunca! — No tiene precio.

Pero estoy cansado y enfermo: tengo frio y no hay fuego en este chiribitil en donde escribo.

X

¡Dios mio! ¡Dios mio! — ¡Cuánta alegría!

Hoy la he visto despues de largo tiempo. Al verla, me sentí desfallecer.—
¡La amo tanto! — Pero fijé de nuevo la vista en ella; había en sus ojos una dulce alegría, y aquella espresion de cariñosa terneza fué infundiendo de nuevo en mi alma el fuego de la vida. ¡Pueda el cielo preservar la tuya hasta de la sombra de una mancha! — Por mi parte, lo juro, jamás te ofenderé ni con un pensamiento injusto. — ¡Cuán límpidos y serenos me miraban sus azules ojos!

Vino hácia mí y me tendió la mano. Hablamos algun tiempo de cosas indiferentes; poco á poco fuese haciendo íntima la conversacion, y, á propósito de un niño de mi familia, me habló con tal cariño, con tan tierno abandono, que ví, claro como la luz del sol, ¡cuánta alegria y cuánto dolor!

— que sin los ebstáculos insuperables que nos separan — solo Dios pudiera romperlos — ¡acaso yo seria el elegido de su corazon! — Insensiblemente, y á pesar de mi firme propósito y esfuerzos, fué dirigiéndose la conversacion hácia el tiempo pasado, y se me escaparon algunas palabras acerca de la verdad de mi amor y la inmensidad de mi amargura. Ví temblar una lágrima en sus ojos. — Y luego, con voz sumisa; pero con esos tonos graves, profundos, que distinguen las palabras del corazon de las del pensamiento, me dirigió algunas frases tan tiernas, tan sensatas, tan exactas, que yo la oïa y contemplaba como á un espíritu divino que el cielo compasivo me enviaba, para que derramase en mi corazon socorros y consuelos.....

Dicen que ama á otro. ¿Sabrá ese hombre apreciar el tesoro inmenso de felicidad que con su posesion le será concedido? — Yo amaré á ese hombre tambien, y me prometo á mí mismo que si alguna vez puedo servirle y ayudarle, lo haré como si fuese hijo de mi madre!

Me despedi presto de ella: debo evitar su encuentro. — Et si je vous cimais?... Aquella frase de ahora tres años, resuena constantemente en mi alma. — Sus palabras de hoy, ¿ no me revelan que hay en su corazon gérmenes de peligro? — No puede ser mia. — Huyamos de ella. — El verdadero amor no existe sin la abnegacion entera.

# XI

Prosigo en mi historia. — Vino otra carta mas tierna y espresiva que la primera. El amor se transparentaba en todas sus líneas; en cada palabra suya. Olvidé nuestras respectivas situaciones: olvidé mis deberes y mis anteriores, honrados propósitos, y escribí con todo el devorante fuego que abrasaba mi corazon. — ¡Con qué ansia esperé su respuesta! — Llego; pero reservada, fria, impenetrable. ¿La habia espantado la grandeza é inminencia del peligro? — ¿No habia adivinado su corazon virginal la chispa que en él ardia, hasta ver y tocar el voraz incendio que á su contacto se habia despertado en el mio?

No, lector. Aquella frialdad glacial, aquella estudiada reserva, eran resultados de un agente intermedio. — No lo supe hasta mucho despues. — Tal vez algun involuntario desahogo, alguna semi-confidencia, alguna revelacion de esas que no pueden calcularse ni prevenirse, pusieron al corriente de lo que pasaba, ó hicieron concebir sospechas á una persona ligada con ella por estrechos vínculos de sangre; y alarmada, ó irritada por alguna otra razon que no alcanzo, opuso á aquel naciente afecto la confidencia de otro que creia saber mio. — No era cierto; pero no créo que quisiese deliberadamente calumniarme. — Ello es, que aquel incidente, matando ó casi sofocando la inclinacion apenas nacida, la salvó; porque entonces como hoy, no puedo ocultarme que mi amor la habria hecho desgraciada.

Hasta qué punto sean justas las leyes, costumbres y opiniones de la época actual, ni es este lugar oportuno de examinarlo, ni en la situacion de espíritu en que me encuentro, y en causa propia, me atreveria á decidirlo; pero es lo cierto que, segun esas leyes y costumbres, ella no podia ser feliz con mi amor. — Y aquella persona, al arrebatarme la esperanza de la dicha, hizo al bien de mi vida un señaladísimo servicio — ¡ Dios la colme de felicidades!

# XII

De todas las situaciones mas dificiles, amargas y embarazosas de la vida humana, no hallo una que compararse pueda á la de un hombre bien nacido é hidalgamente educado, con quien se haya mostrado avara la fortuna. En proporcion de la elevacion de su alma y de la altivez de su carácter, crecen la dificultad y amargura. Nada hay comparable á ese eterno suplicio de alfilerazos á que su estrella le condena. — A las necesidades reales é imperiosas de la vida, se agregan las ficticias á que cierto rango y situacion dan nacimiento, y que llegan á ser tanto ó mas inevitables que las otras.

Si un hombre en semejante situacion, se ha hecho conspicuo entre sus contemporáneos por su talento ó por sus virtudes, las dificultades diarias de su vida pueden tomar las proporciones de un verdadero y espantoso martirio. No hablo aquí de las miserias que halagan la vanidad — pasion estúpida de los tontos afortunados; solo entran en mi consideracion los naturales y legítimos deseos; las nobles aspiraciones de un corazon levantado. — El infinito anhelo luchando con la estrema impotencia, — esta ha sido mi vida durante los mas floridos años de mi juventud..... Pues bien, un acento, una mirada suya, me levantaban desde los abismos de la miseria y de la tribulacion, al paraíso de la bienaventuranza! — Otra vez ta lo digo, lector; si no has amado un tiempo; si no amas; si no te sientes capaz de amar con ese amor que es el alma de la vida, la vida del alma, arroja mi libro. — Está en blanco para tí.

Si he escrito algunas nobles páginas, confundido entre la turba de esos albañiles de las artes, atéos especuladores del pensamiento; si he intentado levantarme á las altas empresas; si he partido el pan de mis sudores con los desgraciados; si he dado mas de una vez el último óbolo de la miseria ignora! a á la miseria desnuda y palpitante — ¿á quién se lo debo? — Con la esperanza de su amor, habria legado mi nombre á los anales de la patria historia. Con la seguridad de su posesion.... no sé; pero habria sido tan feliz como los ángeles del cielo!

¿Porqué y para qué escribo este libro?—Bien se me alcanza que parecaré insensato à las nueve décimas partes de los lectores; cansado à los mas: estúpido à muchos. Pero ¿ porqué se queja el que padece un dolor? —¿Son un alivio los gemidos? — Yo creo que sí. Si yo no escribiese estas páginas,

me ahogaria el dolor. — Vamos, pues, viviendo y escribiendo, mientras duren el amor y la vida.

## XIII

Dias atrás me decia un amigo muy querido, hombre de corazon y de razon — mezcla rara — ¿ Porqué no hace U. algo para salir de ese estado de inercia miserable? — U. es estimado y respetado generalmente; querido de muchos: tiene U. fuerzas propias y puntos de apoyo — ¡Láncese U. y escale el alcázar de la celebridad ó el de la fortuna! — Pobre amigo mio: no veias mas que lo esterno. Mi corazon, como el célebre caballo que determinó la ruina de Troya, oculta un arcano — latet dolor. — ¿ Para qué necesito yo fortuna ni celebridad, si no he de compartirla con ella? Algunos años mas, algunos dolores mas, y luego vendrá la muerte....

# XIV

La vida humana es evidentemente un estado transitorio para el alma: el crisol en que esta se depura, es el dolor. ¿ Será bastante, será definitiva la prueba? — ¡ Qué caos de confusiones! — Todos los mas decantados filósofos, desde Pythágoras y Platon, hasta Kant, Fichte, Schelling y Hegel, no han hecho mas que embrollar el asunto. ¿ Qué puede alcanzar el hombre de las cualidades divinas de su alma, cuando apenas puede darse cuenta de la humana?....

¿ Y qué podré yo decir, qué podré comprender, si mi alma está en Ella, si mi alma es Ella? — Sin el amor suyo, soy un cuerpo sin alma. — No me va quedando clara mas que una cosa: — la percepcion del dolor.

Pero ¿ porqué no busco una distraccion á esta idea fija, á este constante y desgarrador martirio de mí vida?—Quiero distraerme : quiero olvidarla. ¿ Acaso se ocupa ella de mí ni un solo minuto de las larguísimas horas que en ella pienso — que por ella y para ella escribo? — Vamos : ¡sé hombre!...

¿ Si pudiese yo amar á otra? Una herida grave, una peligrosa enfermedad, acaso me curarian ó me aliviarian. Una sacudida violenta, un cataclismo, por decirlo así, en la vida física, pudiera operar una visible mudanza en la vida del alma.—El salto de Leucade, en la antigua Grecia, que curaba del amor, ¿ qué era en definitiva mas que esto? Pero Sapho, dejó en él la vida buscando el olvido de su amante ingrato. ¿ Habria curado si hubiera sobrevivido á la peligrosa prueba? — Mucho lo dudo.

Entretanto, yo tengo una salud desesperante: parece que la calentura es incompatible con mi naturaleza. Y luego, me tiran á diez pasos; pón-

gome de frente, y mi contrario tiene la torpeza de errarme. — ¡Vive Dios, que á la distancia que sufrí el último tiro el 12 de febrero de este año del Señor de 1855, habria matado yo á una golondrina — y soy medianamente torpe.

#### XV

Hace mas de diez años que me lancé á la vertiginosa arena de la vida pública. Lancéme solo, porque no creia hidalgo entrar en el combate con auxiliares de ningun género. Tenia amigos que me habrian protegido: mi clase y educacion me daban medios superiores á los de simple soldado — no quise usarlos. Lancéme solo, es verdad; pero con mas fuerzas que muchos: con mas fé que ninguno. ¡Cuántos desengaños! ¡Cuántas amarguras! — Yo no podia doblegarme á ciertas villanías; no podia entrar en bastardas alianzas de camaradería ó pandillage. — Los hombres de corazon pueden unirse; pero con sus iguales. Las alianzas entre fuerzas desiguales, son viles ó tiránicas. Recuerdo aquí la leccion moral de la tan conocida fábula de Phedro: Nunquam est fidelis cum potente societas, que yo traduciria: La sociedad del poderoso con el débil, tiene que ser vil ó tiránica ó ambas cosas á la par, caso el mas frecuente.

Yo no estaba en el caso del leon de la fábula, y no tenia bastante humildad en el corazon para dejarme arrollar: no habia nacido para ser ovis patiens injuriæ. — Y aquí me ocurre una observacion que muy á menudo he hecho en el mundo, y es que el orgullo, que suele llamarse grandeza en el poderoso, ofende en el desvalido. Bastardía de la época actual ó acaso de todas las épocas, no ver que aquella cualidad que afea y hace aborrecible el poder, es la dignidad de los oprimidos y menesterosos. — Pero volvamos al triste cuento de mi vida.

Entre los diversos caminos que podia elegir en el mundo, preferí el de los trabajos literarios, si bien uno de los mas estériles, en nuestra patria, en bienes materiales, de los de mayor dignidad é independencia. — Así lo creia entonces y así debiera ser; pero por desgracia del arte y de aquellos que de buena fé lo cultivan, no es así. Yo habia nacido poeta de alma y corazon, y la época es mercantil; el temple natural de mi espíritu y mis prematuros dolores, me inclinaban al aislamiento; y la asociacion es el espíritu del siglo. Debia naufragar y naufragué en efecto. Nótese que jamás fuí desairado, del público; al contrario: siempre le merecí simpática aprobacion y generosos aplausos. — El elemento contrario estaba en lo interior; partia de mis compañeros. — Veinte veces, como otro Antéo, volví á levantarme, y tras cada lucha estéril, tras cada nueva caida, me lanzaba con mayor fé y nuevo vigor á la contienda. — ¡ Vanos esfuerzos! — Yo luchaba solo y eran inumerables los enemigos....

¡Líbrete Dios, lector desconocido ó amigo, de un tormento que muy á menudo sufrí!—El de dudar de tí mismo: no solo de tu talento sino hasta de tu razon. — ¡ Mil veces me sorprendí sospechándome de locura!

Los enemigos de nuestro tiempo, los hombres de frac negro y de guantes pajizos, hacen la guerra con la sonrisa en los labios, y con todo linage de corteses demostraciones. Los leopes no son ya de moda: prevalecen las culebras. ¡ O edad media, edad de los mandobles, de los tajos y de los reveses, de la verdadera cortesía y del valor verdadero! Cuánto te echo de menos!

Veia nacer á mi lado — crecer — desarrollarse y llegar á desmedida altura, reputaciones fundadas en miserables rapsodias ó descarados hurtos literarios. ¿ Y quienes eran aquellos hombres? — Aventureros desconocidos: sin patria ni padres: ignorantes hasta lo infinito: raquiticos hasta la miseria: cobardes hasta la inverosimilitud! — Pero se doblegaban hasta arrastrarse; lamian la mano que los azotaba; pedian de rodillas una gacetilla laudatoria á los simoniacos monopolizadores de la prensa, como mas tarde habian de implorar de un ministro cualquiera una cruz ó un empléo; ó de la Academia de la lengua, el derecho de sentarse entre los legisladores ó conservadores de la hermosa habla de Garcilaso y de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Calderon! —; Cuántas bastardias, cuántas vilezas, he visto cubiertas con lujosos uniformes y altivas condecoraciones! —; Sunt lacrymæ rerum!

Con cuánto gusto te citaria, ó lector postumo, si á nacer llegas para mi, centenares de esos nombres propios, para que este opúsculo mio fuera la argolla de infamia en que pasasen á la posteridad esos asquerosos reptiles de nuestra gangrenada sociedad! — No puedo escribir la historia de mi tiempo porque el asunto es demasiado repugnante y tengo el estómago débil.

## XVI

Hoy ví otra vez á el alma de mi vida. — ¡Cuán bella estaba! ¡Cuán bordadosa és! — ¡Dios mio! ¡Concédeme la posibilidad de llamarla legitimamente mia, ó mándame la muerte! Qué suma inmensa de felicidad derramaria en mi vida la seguridad de pasarla á su lado! — No viviria sino por ella y para ella. Consagrado á hacerla feliz; á adivinar sus menores pensamientos; á satisfacer sus mas fantásticos deséos, por fuera habia de acabar amándome como yo la amo. — Una sonrisa suya seria para mí la mas dulce recompensa — y eso que, si cuando sonrie, es cierto que está hermosísima; cuando está seria, cuando algun sentimiento tierno ó grande agita su corazon, hay en sus ojos un reflejo del fulgor divino, y sus delicadas facciones como que se iluminan con algo superior 4 todo lo humano.

## XVII

Esta es la Noche-Buena de 185.... ¡ Qué termulto reina por esas calles!

- ¿ Estarán realmente alegres esas gentes que tamborilean y gritan y rien y cantan? ¿ O será que el hombre gusta de aturdirse y aturdir á los demás, para escapar de sí mismo? — ¡ Quién sabe! — Por lo que respecta á mí, estoy mas triste esta noche que otras — ¡ Vivo tan solo! — En estos dias de piadosa alegría para todas las familias cristianas, siento mas crudamente mi aislamiento y soledad. — Mas allá de los mares hay una anciana madre, unos hermanos, que sin duda alguna conmemoran al desterrado ausente. ¿ Lloran? — ¡ Oh! — De seguro no están tan afligidos como yo. ¡ O dulces y santas alegrías del doméstico hogar; tiernísimos afectos de la propia familia; santo, digno y cristiano orgullo de la paternidad!... ¿ Porqué me sois negados?

Esta es mi Noche-Buena de 185... Veamos si hay en tanto como has escrito para tí, alguna recordacion de la del año pasado. — Busquemos... Aquí está. — 24 de diciembre de 185...

Me agitaba el insemnio; la discordante algazara de los instrumentos populares, habia ido apagándose poco á poço; pero mi dolor velaba. — El aguijon sigue clavado en la herida — ¿ Cómo descansar? — Eran las tres de la mañana. Apesar del frio y de la humedad, tomé el sombrero y salí á pasearme por las calles inmediatas á mi casa, muchas de entre las cuales no habia pisado jamás. ¡ Cuánto silencio! — La populosa ciudad yace dormida: mas de uno, empero, velará en alguno de sus ángulos. No fâltan criminales y hay muchos desgraciados.

Pasé por frente de unas ventanas abiertas en donde habia luz—el propio silencio.—Acerquéme mas. Entre cuatro ó seis blandones de amarilla cera, habia un atahud: en él, el cadáver de un hombre como de treinta años. Apesar de su espantosa palidez, aún habia en aquel rostro huellas de una fisonomía inteligente y espresiva, sensible y ardiente — la hermosura del hombre. — ¡ Qué horrible silencio! — Y el silencio es, empero, la armonía de las almas meditabundas, que solo bajo su influencia estienden libre y apaciblemente sus tímidas cuanto poderosas alas.

Cerca del féretro, medio recostados en unas sillas de tosca y grosera paja, dormian dos hombres de aspecto vulgar y repugnante: en una mesilla inmediata, ví una botella, vasos á medio vaciar y cigarros. Ní una voz ni un gemido resonaban en lo interior de aquella vivienda....; Pobre jóven!— ¿ Te sorprendió acaso la muerte, lejos del solar nativo, separado de aquellos que te amaban, ó ha empezado ya para tí el abandono total, el reino del olvido, antes de que la tierra te reciba de nuevo en su regazo materno?—; Ay!—En ese pecho ahora insensible y frio, como la fúnebre lápida de un sepulcro, latia acaso un corazon generoso!; En esos ojos, aún llenos y entreabiertos, pero sin luz ni espresion, irradiaba tal vez la creadora y semi-divina llama de la inteligencia y del sentimiento!—; Y ese sér, que antes era capaz de pensar y de sentir; ese hombre, cuya palabra ó cuya pluma, cuya accion ó cuya doctrina, podian conmover, arre-

batar ó convencer á las multitudes, es ahora un monton cuasi informe de inerte materia, cuya corrupcion le hará, dentro de breves horas, odioso hasta á sus mas próximos parientes! — ¡Sunt lacrymæ rerum!

Y dentro de breves instantes, esta ciudad entera, sumida ahora en el olvido, así de las propias como de las agenas cuitas, despertará al placer o al dolor; se levantará llena de ambicion é inquietud — de esperanza y temor. — Desde el soberano hasta el mendigo — ¡ cuántos planes, cuántas ideas, cuánto anhelo, cuántos dolores! — ¿ Y para qué? ¿ Porqué? — Por y para una cosa que dura un instante solo; para un momento doloroso: porque tal és, para los corazones bien formados, la vida humana.

¡ Cuán horrible debe ser la muerte para los que no tengan incontrastable fé en las promesas de la eternidad! Todo lo que nuestra flaca razon, abandonada á sí misma, columbra mas allá de la vida, es tinieblas y dudas y desesperacion....¡ La nada! — La nada absoluta y espantosa....¡ Yo pongo en tí, mi esperanza, Dios mio, porque cuanto alcanzo á ver en derredor mio es vanidad y afliccion! — Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

En cuanto á tí, ó jóven, desconocido hermano mio, ¿ porqué compadecerte? — Cansado peregrino, ya llegaste al fin de tu penoso viaje; desterado inconsolable, vuelto eres ya al suelo de la patria; hijo pródigo, huérfano desventurado, ya te ha recibido en sus abiertos brazos el amoroso padre. — Une tu voz al alegre coro que festeja tu llegada. — Mortus eras et revixisti, et perditus eras et inventus fuisti.

Empero — i misera madre, si la tenias aún! — i Misera madre!

¡Cuándo será, para mí, la Noche-Buena del eterno descanso! — Si no he de vivir para ella — ¿ á qué las fatigas y amarguras de este penoso viaje?

Qué pascuas, Dios mio! Lejos de mi anciana y amorosa madre; lejos de mis hermanos; sin verla—sin oirla—; Cuán lentas y amargas ruedan para mí las perezosas horas! — Mihi tarda fluunt ingrataque tempora.

No hay mas cura á este mal que la muerte. El desden, la ingratitud, la ausencia, todo ha sido vano. ¡ Hasta á la misma desesperacion resiste este amor! — Recuerdo que ahora tiempos ensayé enamorarme de otras, y triunsante ó derrotado, abandonaba luego aquel bastardo medio, lleno de ira y de vergüenza.

Voy à consignar aquí no sé porqué unos versos que para ella escribi, hace años, cuando pasaba de una á otra edad — durante el brevisimo transito, bellisimo en la muger, del fin de la puericia al principio de la pubertad.

¿Cómo habré de decirte que te adoro. Ya en la mitad de mi azarosa vida. Purisima azucena, desprendida Del eterno pensil del sumo coro? ¿Cómo, mezclar mi lloro A tu risa infantil, dulce amor mio, Ni entrelazar el ardoroso estío Con la verde, florida primavera? - No se une en la pradera La tímida viola Al espinoso cardo; nunca amiga De la punzante ortiga Fué la roja y espléndida amapola. Y, empero, el corazon salta á tu vista Y se lanza hácia tí, como el acero Vuela en pós del iman, cual leve arista Que arranca, en su camino, El hálito voraz del torbellino..... Truena en la mente, en vano, el grito austero De la razon: la sangre no lo escucha — Y en la tremenda lucha, Tan solo un ¡ay! desgarrador, postrero, Exhala el alma, al espirar su brio: ¡Tuyo es mi corazon, dulce amor mio!

Años han pasado, largos, eternos! Y este amor de entonces, vive entero en mi corazon, como si él fuese el fuego que alimenta mi vida — ¡ Y este amor, no creido— no correspondido — despreciado quizás — es tan fino, que desesperado vive! — ¡ Qué vida!

### XVIII

Recuerdo que cuando yo era niño, decia mi padre, viendo en mí, cierta energía, un grande amor á la verdad, y una independencia de opiniones, muy rara en aquella edad de la vida, que yo seria un hombre notable — mi buena madre, que aún vive, contestaba, mirándome con triste espresion de previsora ternura: — « No sé si será notable; pero mucho temo que séa desgraciado. Siente mucho, y este es un tristísimo privilegio. » — Muchos años han transcurrido: la profecía de mi escelente padre, hombre él mismo notabilísimo, por su corazon y su talento, no créo que se haya realizado, y aunque nadie sabe lo que está por venir, temo que no se realice jamás. La de mi madre, sí; y en todas sus partes. Los ojos de una madre son muy perspicaces: las mugeres sienten mas que piensan: los hombres piensan mas que sienten; y el amor, cualidad divina, es superior á la razon, facultad humana.

¡Cuán hermosa es, mi ingrata adorada! Cuando se mueve, todo se anima y hermoséa: mas puro y fragante es el olor de las flores; mas dulce, acordada y deliciosa suena la música; mas grata es la voz del amigo, à quien, momentos antes apenas escuchaba, absorto en la contemplacion del alma de mi vida. — Cuando fija en mí sus azules ojos, en los cuales resplandecen el talento y la ternura, comprendo la beatitud de los bienaventurados.

Los ojos de la amada mia, son azules como el mar que baña las risueñas costas de la Grecia, si reflejan uno de esos sentimientos puros, tranquilos, suaves, del alma. Cuando está agitada por alguna sensacion tumultuosa, se pueblan de millares de chispas fosforescentes, y entonces parecen verdes. — Son garzos — los ojos de este color mudable, suelen señalar una constitucion privilegiada — Jesus, el prototipo de toda perfeccion, los tenia de este color — estoy seguro de que cuando los fijaba en su divina y amorosa madre, su mirada era de purísimo azul, como la de mi bien amada.

Hoy la he visto en un baile en casa del marqués de... embajador de... ¡Con cuánta alegría latió mi corazon al verla aproximarse al sitio donde hacia mas de hora y media que la esperaba! — Yo estaba hablando con uno de los mas altos personages de este país, el jóven Duque de... tan ilustre por sus virtudes como por su elevado nacimiento. Interrumpí bruscamente la empezada frase, y me lancé hácia ella, como el acero vuela en pos del iman.—Apenas notó quien la daba la mano en aquel momento.

— ¿Es posible tanta ingratitud cuando uno es tan amado? ¿Puede una alma tan generosa como la suya, ser desagradecida hasta este punto? — ¡No! — Ella crée que yo no la amo. — Acaso atribuye á un juego de vanidad mi conducta. ¡Cuán hondas raices echó en su corazon aquella involuntaria ó piadosa calumnia de ahora años! — ¿Qué debo hacer para que créa en mi amor? — Morir; pero diciéndoselo antes. Así la obligaré à dar á mi memoria el respeto que un grande infortunio infunde siempre, y que no han podido inspirarle mis horribles dolores. ¡Muramos pues!...

¿Y mi anciana madre? — ¿Porqué acuso á nadie de ingratitud, cuando por mí propio veo cuan ingrato es el corazon humano? — Esperemos algun tiempo mas, y vamos arrastrando con el valor posible esta pesada carga de la vida.

## XIX

Dias atrás me llamó uno de mis mejores amigos á su casa, para lecrme una composicion poética. El dia anterior me habia hablado de uno de mis libros con altísimos elogios y aquella mañana me los repitió con notable calor. Leyóme despues su composicion, bellísima en la forma, salvo alguno

que otro leve desecto; pero en el sondo pantheista, què es lo propio que decir, estrecha é insecunda para el bien. Así se lo observe honradamente, haciendole sinceros elogios de su parte plástica, por decirlo así.

Entrose à cambiar de trage à una habitacion inmediata, y yo, buscando en que pasar el tiempo, tropecé sobre su mesa con el libro mio en cuestion.

—¡Estaba sin abrir!—ahora bien: ¡no es desesperante que habiendo sido yo toda mi vida un ejemplo palpable de animoso martirio por mi amor à la verdad, me creyese aquel joven, por otra parte de clarísimo entendimiento, capaz de faltar à ella, cebándome à precaucion con pomposos elogios de mis propias obras para obligarme à que alabase la suya?— Tentado estuve de arrojarle mi libro y su mentira à la cara. ¡Tal indignacion me causó aquella gratuita bastardía!— Pero ¡necio de mi! ¿No es esto fruto de la pequeñez y miseria del tiempo en que vivo?— Pensándolo mejor, me contentaré con tenerle en menos estima que antes.— ¡Siglo venal y miserable! Reniego de tu estraviada civilizacion y de tu falsa grandeza!

Ella, el bien de mi vida, aunque incapaz de esas viles estratagemas, me ha lastimado mas de una vez con sus dudas sobre la verdad de mis sentimientos. — ¿Debo quejarme? — Si me conociese á fondo me estimaria y respetaria: si comprendiese hasta qué punto es adorada, me amaria, y entonces seria desgraciada. La Providencia es justa; pero en verdad es muy duro no ser uno ni aún conocido ya que no amado. — ¡ Fiat voluntas tua!

## XX

Hoy se lo he dicho: si supieras hasta qué punto eres amada; si llegases à penetrarte de la verdad é intensidad de mi amor, me amarias! — Y es seguro: no hay alma, noble como la suya, que resista al poder omnipotente del verdadero amor. — Mas vale que nunca lo sepa...

Séneca dijo hace muchos siglos: Si vis amari, ama. — « Ama, si quieres ser amado. » Y digan lo que quieran los filosóficos intérpretes de las bases eternas de nuestra religion divina, sobre esta máxima profundamente sabía y humana del filosofo pagano, fundó, sublimándola, es cierto, nuestro divino Redentor, su imperecedera doctrina.

Pero, Señor, si ha de serme siempre negado el celeste bien de su amor: porqué has puesto en mi corazon este afecto inestinguible? ¿Porqué en el suyo, la piadosa simpatía que revelan, á despecho de su desconfianza, sus acciones y palabras? Si yo me viese despreciado, insultado, tal vez hallaria fuerzas en mi despecho, ya que no para arrancar de mi alma este amor, al menos para ocultarlo. Pero la veo piadosa, tierna, compasiva, y la amo cada dia mas. — ¿Cuál será tu designio, supremo regulador de lo infinito? Como acabará esta vida mia? — No sé; pero estoy seguro de que la amaré entonces como ahora, con todas las fuerzas de mi corazon!

Todos los dias, todas las horas — todos los instantes de mi vida, traen consigo una amargura. Mi corazon se multiplica en el dolor: mis entrañas, como las del fabuloso Promethéo, renacen incesantemente bajo la garra implacable que las despedaza. — ¿Porqué tan crudo encarnizamiento? — Yo he compadecido desde mi mas tierna edad todas las agenas desventuras. Tú, Señor, fuente de toda piedad, ¿habrás de ser siempre sordo al ay de mis dolores? — Mi amargura es comparable en su inmensidad, en su infinidad á la del arcángel precito; pero no tengo yo como él debe tener, una cosa que me ayude á sobrellevarla: la conciencia de haberla merecido. — Él perdió por su soberbia su venturosa eternidad — ¡Yo, entreví el paraíso de la dicha, y sin culpa mia le perdí! — ¡Señor, Señor! — ¿Y no ha de haber á este dolor remedio?

### XXI

« Conócete á ti mismo, » decia Kylon de Lacedemonia, uno de aquellos siete famosos sabios de la Grecia. Máxima es esta que encierra una leccion profunda. — Yo en todo lo que de mí conozco, no hallo nada que justifique á mis ojos, el constante y terrible infortunio de mi vida.

Uno de mis mayores padecimientos es ocultar mis dolores á las miradas indiferentes. ¡Cuánto mal me hace el espectáculo de esos estúpidos festines en que se solaza tanto el vulgo de los humanos! — Y, sin embargo... ¡Cuántos de los que parecen felices no lo serán! — Recuerdo estos versos que lei en mi infancia y que acaso desfigure hoy porque cito de memoria, de uno de los poetas italianos menos conocidos y peor apreciados de nuestra época superficial y presuntuosa:

Se ciascun portasse scritto In fronte l'interno affanno, ¡Quanti che invidia ci fanno Ci farebbero pietà!

Mucha verdad y sabiduría encierran estas sencillas sentencias.

## XXII

Este libro mio es un amargo depósito de lágrimas — lágrimas las mas amargas que pueden llorar humanos ojos, porque corren en la mas solitaria soledad!

He vuelto à verla. Ahora no me queda duda de mi infinita desventura.

— ¡Ama à otro!...

No ha tenido bastante consideracion, ya que no otra cosa, por mis dolores, y en mi presencia ha prodigado muestras de apasionado cariño á ese jóven afortunado. — Mas daño me ha hecho la mala accion que ella cometia que mi propia desventura — ámele en buen hora; pero ¿era necesario que faltase al recato de su sexo y de su edad, manifestando su amor en presencia de los estraños? — Porque no era yo solo el testigo de aquella inmodestia. — No tiene ni la disculpa que, aún á mayores faltas daria una pasion violenta, porque es imposible que la sienta por ese jóven á quien ella es tan superior.—Pero, vámonos con tiento.— Ni yo le conozco lo suficiente para juzgar de su mérito, ni en la situacion de espíritu en que me encuentro, pudiera ser imparcial.— La flaqueza humana permite raras veces esa casi divina fortaleza...

Pensemos en otras cosas.

Cada dia, cada minuto que se acumula sobre mi frente, aumenta el amargo tesoro de mis dolores y desengaños. — ¡Qué humanidad!

Para dominar á los hombres, es necesario ser, ó un malvado frio, incapaz de todo sentimiento generoso, ó un despreciable fanático. El hombre que rinda culto á la justicia: el que séa capaz de generosidad, de entusiasmo, de amor, está perdido. Sus propias virtudes le suscitarán á cada paso, embarazos y peligros. Sócrates, en cuya alma lució primeramente el sol de la verdad, bebió en Athenas la cicuta.

Jesucristo, sol de aquel reflejo, murió en un afrentoso patíbulo.

Galiléo y Colon, grandes lumbreras de la humanidad, fueron insultados, perseguidos y aherrojados en inmundos calabozos.

Cromwell, murió en su lecho, rodeado de todo el respeto y honores de la tierra. — Ambicioso, hipócrita, crüel, avaro, supersticioso, solo tuvo una prenda — el valor : — una virtud — el amor de la patria.

Mahoma, fanático ó malvado, se elevó desde una condicion casi servil, hasta las de pontífice y rey; y con el crímen y la violencia echó los cimientos de un imperio poderoso que aún dura, y cuya piedra angular es el predominio de la materia sobre el espíritu — lepra hoy universal.

La ley de Cristo, no ha muerto, porque no podia morir—es eterna; pero por los estravios ó la incuria de los cultivadores, el fruto se ha viciado:—la simiente, empero, vive y vivirá eternamente sana. — ¡Es la esperanza de la humanidad!

El dia en que crezca, se desarrolle y fructifique, segun la eterna palabra, los hombres no serán dioses; pero la humanidad volverá á ser digna de su orígen divino. Aquel dia será el verdadero dia de la humanidad : y el hombre, borradas hasta las huellas de su primer pecado, re-entrará en el pleno goce de su naturaleza semi-divina. — ¿Lucirán estos tiempos? — Sin duda alguna; puesto que está en los eternos libros prometido. — ¿Cuándo? — Este es el secreto de Dios.

Pero ¿ adonde me lleva mi pensamiento? — ¿ Porqué me encuentro tan superior à mi mismo en la soledad? — ¿ Porqué, hasta delante de ella, que

es el misterioso verbo de mi vida, me encuentro á veces embarazado, atado, con la presencia y la conversacion, llena de agudezas estúpidas, de unos cuantos presumidos? — ¿ Porqué, á las veces, me deja parado una observacion cualquiera de un escolar adocenado ó de una adolescente coquetuela? — ¿ Seré yo un hombre superior ó un imbécil? — No lo sé.

La luz, empero, que en campo abierto y al aire libre se esparce y debilita, dando apenas una claridad trémula y dudosa; recojida bajo un fanal, se fija, se concentra y arroja vivos è intensos resplandores. — Así la inteli-

gencia humana.

Es evidente que à los seres privilegiados por el corazon ó por la inteligencia, les viene estrecho el trato comun con los demás hombres. La sociedad, en su acepcion vulgar, es el campo de las medianías: el hombre de verdadero talento necesita de la intimidad para formular sus idéas: el púlpito y la tribuna, hablo de las improvisaciones, no contradicen esta opinion; porque así el orador sagrado como el público, en el ejercicio de sus funciones, están solos, porque están por sobre la multitud que los escucha. - El que ama de corazon, no se halla bién sino envuelto en impenetrable misterio: el genio creador no concibe hi ejecuta si no en la soledad. - No cuadran bien, el bullicio inarmónico ni la estéril actividad ni los sentimientos de aparato, á los seres esplendidamente dotados por la mano de Dios. - En silencio prosigue la naturaleza desde el principio de los tiempos la inmensa y maravillosa generacion en todos sus reinos; y no hay minuto de tantos siglos que no presencie el nacimiento ó transformacion de millares de millares de seres orgánicos é inorgánicos.—Los cataclismos son ruidosos; pero no crean — destruyen. — Los hombres de verdadero genio ó de elevado corazon, tendrán que aparecer en sus relaciones habituales con la humanidad práctica, ya que no imbéciles, estravagantes: el privilegio de sus almas, es la desgracia de sus vidas - inevitable ley de las compensaciones; porque de estos contrastes y de estas aparentes injusticias resulta, en el mundo moral como en el físico, el equilibrio universal.

Si la suerte me hubiera colocado en esfera menos humilde; si con mispalabras, mis escritos ó mis acciones, hubiera podído dar nacimiento, desarrollo ó impulso á alguna grande idéa en beneficio del género humano, biquiera ingrato; claro és que la conciencia de mi alta individualidad, me habria consolado del infortunio de mi vida.— ¿Porqué has puesto en mí. Señor, tan inmensas aspiraciones y tan lastimosa impotencia?

Ella, el alma de mi vida, me habria hecho olvidarlo todo; su amor, habria cicatrizado todas las heridas de mi corazon: en ella habria concentrado todos mis pensamientos, todos mis deséos, todas mis aspiraciones—todas mis esperanzas.—¿Porqué ha pasado al lado mio, como el vulgo de los humanos, sin ver el hombre que habia en mí?— ¿Puede haber mayor dicha para una muger, que ser amada como yo la amo?—Pero—si

no es capaz de sentirlo, ¿cómo podria comprenderlo? — ¿Es esta última sentencia un fallo de la fria razon, ó un grito de despecho del corazon herido? — Acaso lo último.

## XXIII

Quiero escribir en este libro estravagante, todos mis sentimientos, todas mis ideas, todas mis opiniones. Si ve la luz pública y vive mas que yo:
— ¿á cuántas interpretaciones sobre mi inteligencia y carácter no darán lugar sus desaliñadas páginas, si caen dentro de algunos años, en mano de algun erudito?

Odio á los eruditos — entiéndase bien á quienes doy este nombre — en tanto que se separan de sus compilaciones de épocas y datos para la historia filosófica, literaria, política ó biográfica. — incapaces de crear, miran con odio instintivo á los dotados de esta altísima facultad. A fuerza de buscar y de rebuscar faltas en las agenas obras, acaban por creer, ab initio, que toda produccion es mala. — La envidia oscurece sus ojos, y ven siempre sombras, allí donde acaso brilla el esplendoroso sol del genio. Cuantas reflexiones les ocurren son, ó inútiles ó falsas — ratones de las bibliotecas, su oficio es roer papeles viejos. Generalmente son exiguos de alma como de cuerpo: víctimas predestinadas de una raquitis constitucional, su espíritu y su cerebro padecen de humor escrofuloso. — La maledicencia y la mezquindad son su elemento...

Cuidado otra vez, que no hablo de los sabios. ¡Loór á Galiléo, á Pascal, á Newton y á Colon! — ¡La picota para Hermesilla y sus antepasados y sucesores!

## XXIV

¡Cuándo latirás reposadamente, pobre corazon mio! ¿Cuándo dejarán de agitarte con esa febril violencia tus mal comprendidos sentimientos? ¿Porqué no envejeces tú, como el cuerpo que animas, como el alma que conmueves? — ¡Ay! — ¡Solo descansarás cuándo la sangre que aún hoy con impulso juvenil empujas, refluya hácia tí, helada con el soplo de la muerte!

Ayer la ví despues de muchos dias de ausencia: está mas delgada y hay menos color en sus mejillas. ¿Padece? — ¿Por qué? — ¿Por quien? — No me atreví à preguntárselo y habria sido ademas inútil. Para confiar uno sus secretas penas, necesita ó amar mucho ó ser muy indiscreto. — Ella no me ama, y es la misma discrecion. ¡Cuando pienso que si la hubiera conocido algunos años antes; que con un poco menos de adversa fortuna habria podido fácilmente alcanzar su posesion, casi me vuelvo loco de ira y de dolor! — ¿Porqué ha de haber criaturas tan desgraciadas? — ¿Porqué yo, que he hecho toda mi vida cuanto bien he podido, he de ser tan infortunado? — ¡Mucha resignacion se necesita para no blasfemar!

## XXV

Una de las cosas mas dignas de admiracion en el sér finito y miserable que se llama hombre, es la facultad inmensa de amar y de sentir de que es capaz su flaca naturaleza. — Esto solo bastaria para convencerle de su origen divino. — ¿ Cómo no estalla y se rompe mil veces el corazon humano, con el inmenso cúmulo de dolor y desesperacion que á las veces puede contener? — ¿ No es esta una prueba incontestable, victoriosa, patente, decisiva, de la inmortalidad, de la ETERNIDAD del alma? — ¡ Ateos! ¡ Materialistas! — ¿ No habeis amado? — ¿ No habeis padecido? — ¿ No habeis vivido? — ¿ Cómo, pues, podeis dudar por un instante solo, de que hay dentro de vosotros un sér que no es finito, un sér, desde su creacion coexistente con la eternidad? — El divino don del pensamiento, por mas admirable que en sí séa, no viene á ser mas que una semi-prueba, comparado con la divina intuicion y las maravillosas revelaciones del sentimiento.

### XXVI

Todo en derredor mio se agita y se conmueve, como galvanizado por una próxima y fatal revolucion. ¿Qué es ello? — ¿Porqué esa inquietud, esa agitacion insólita de las masas? ¿Amaga á la sociedad algun cataclismo fundamental? — ¿Es, sencillamente, una crisis del Ministerio? — ¿En qué consiste que mi corazon permanece frio é impasible ante tan turbulenta y general agitacion? — ¡Qué necedad! — ¿Qué me importa á mí el que se desgaje un Ministro ó se desplome el Gabinete entero? — ¿Qué cambio puedo yo esperar en la desgracia de mi vida?

Cuando, aguijado por la miseria, doy algun paso por mejorar de situación, — hasta ahora, por cierto, sin resultado alguno — siento despues como el remordimiento de una mala acción cometida. ¿ Vale en efecto la vida el trabajo de vivir?

De todas las humanas ambiciones, ninguna mas noble, ninguna mas digna de compasion, que la de renombre literario. Nada hay en ella palpable. — Esto no es una opinion hipotética; es una de las poquísimas verdades que he podido adquirir en mi vida, al precio mas subido y amargo — la dolorosa esperiencia.

Todas mis obras, siquiera tan humildes, han merecido una favorable acogida; una que otra, me ha dado lo que vulgarmente se llama reputacion literaria; pero todas juntas no han compensado ni con mucho, los floridos años de la juventud empleados en su produccion — no tomo en cuenta los

numerosos sacrificios de otra especie, hechos para la adquisicion de un fantasma, hermoso, si se quiere; pero, al cabo y al fin, un fantasma.

El hombre de letras, hablo de los que merecen este honroso dictado, vive forzosamente en una completa abstraccion. — Mientras dá forma y vida á las creaciones de su imaginacion, él se olvida de vivir. Tan exacto es esto, que hasta suele olvidar, todo aquel tiempo que su flaca naturaleza puede soportarlo, las necesidades mas imperiosas de la vida. — Es cierto que la fama póstuma, la perpetuidad del nombre, pueden compensarlo todo; pero quién está seguro de que tan alto privilegio le séa concedido? — ¡ Cuántas grandes obras habrán sido arrastradas por las vicisitudes de los tiempos al insaciable piélago del olvido! — ¡ Cuántas medianías científicas y literarias han sobrenadado en el naufragio de los siglos, por el capricho de los hombres ó por el de la fortuna!

¡Cuántos pensamientos en cuya concepcion ó invencion se deleitaba mi alma, han pasado desapercibidos para el público mas escogido de nuestras cultas ciudades! — Las nobles y desinteresadas miras que me habian inspirado, no eran comprendidas; tomábase la verdad por insulto; el entusiasmo se estrellaba en el helado indiferentismo de aquellas almas; — mientras que los lugares comunes, las mezquinas alusiones, las indignas personalidades y los groseros chistes de prostituidos escribidores, escitaban estruendosos aplausos.....

Para los hombres de aquel genio, á que no me es dado aspirar, debe, sin duda, ser un insoportable martirio verse desdeñados de la sociedad en que viven; ó, aunque aplaudidos, mirar sus obras ó su fama, á tanta costa adquirida, acoplada, por decirlo así, á los miserables artefactos ó usurpadas reputaciones de esos albañiles literarios, deshonrosa cuanto prolífica plaga de nuestro anómalo siglo.

El hombre de verdadero talento que consagra su vida á los trabajos literarios, debe creerse superior á la gran masa popular. — Sin esta conciencia no escribiria. — La desaprobacion de aquella puede ajar su gloria; acaso destruirla; pero no rebajarle á sus propios ojos ni en su propia estimacion. En piè, rodeado de los escombros del templo que pensó levantar á la posteridad, con firme ademan y serena frente, devuelve á sus contemporáneos ofensa por ofensa; — desprecio por injusticia. — Pero ¿ es esta, por ventura, una existencia envidiable? — Y cuando acaso despues de mil naufragios, luce para él el dia de la fama; ¿puede compensar un momento, por mas brillante que séa, una vida entera de sacrificios y dolores? — ¡ No; nada hay tangible en la fama literaria.

La creacion afortunada, la obra inmortal, es una piedrezuela arrojada en el vasto occeano del tiempo. — Sepáranse un punto las aguas: una leve agitacion riza un instante su superficie; pero ciérrase de nuevo el insaciable golfo, y al rededor del hombre queda solo un debilísimo recuerdo. Acaso se estienda su impresion á otros pueblos — á otras edades; pero durante la vida del poeta, la huella de su creacion vase gradualmente debilitando, hasta quedar borrada del todo.

Las bagatelas del dia que corre: la politica mezquina: las bastardas intri-

gas; las inmundas camaraderías, ocupan la lengua y llenan el pensamiento de sus contemporáneos.... ¡Infeliz del poeta que sobrevive á la edad de la produccion, porque se sobrevive á sí mismo! — Si Voltaire en Francia, y Goethe en Alemania, se libertaron de este comun anatema, no lo debieron precisamente, sino á aquello que deshonró su genio: el primero, [á su escepticismo revolucionario: el segundo, á su impío é infecundo materialismo.

Pero — ¿adónde voy? — ¡Buscando un olvido imposible!....

## IIVXX

Si las gentes que explotan el favor que me dispensan algunos poderosos de la tierra, penetrasan á fondo en el abismo de mis infortunios y dolores; si auplesen que muchas veces casi carezco de lo necesario, y que no pronuncio una palabra ni hago el menor esfuerzo para obtenerlo — i cuanto mas agradecerian mi actividad é interés en sus negocios!

Y, sin embargo, debo estarles agradecido, porque cuando me ocupo de los agenes males olvido los propios; y cuando mi corazon sangra por los dolores de otro, el bálsamo de la simpatía alivia de tal modo los mios, que casi llego á olvidarlos. ¡O divina religion del Crucificado! — ¿Qué mayor prueba de tu divina eternidad que tu profunda verdad humana?

Realmente no soi tan malo, que no mereciese un poco menos de adversa fortuna.

Este libro mio debe ser de cansadísima lecture para los que no sean ó al menos no hayan sido muy desventurados. ¡Cuantas repeticiones enfadoras no habrá en él! — Pero, yo pregunto: ¡Hay acaso variedad en las lamentaciones de los que padecen? — Cuando el dolor es uno, invariable, inmenso, — ¡No han de parecerse formosamente unas á otras las quejas?

ELLA, es el único pensamiento, el único amor de mi vida. El único verdadero, el único inconsolable dolor de mi alma, es la desesperacion de su amor. Los demas, son alfilerazos que no pasan de la epidermis. — El puñal que, de parte á parte atraviesa mi corazon, ella lo ha empujado.

- ¡Dios la hendiga en si y en cuanto ame!

## XXVIII

- ¡ Cuantos cabellos blancos me ví esta mañana! - Mí frente esta sur-

cada ya de hondas arrugas. — Me complazco en estas señales de decadencia prematura: menos queda ya que vivir: la fatiga toca á su termino y está cercano el descanso.... Mors jam requies est; vivere pæna mihi

## XXIX

ľ,

į

¡Libro, querido mio! Pantheon de mis muertas esperanzas; morada de mis constantes dolores; depósito de mis lágrimas amargas. — ¡Cuanto tiempo há que no te habia abierto! — Há mas de tres años... y en este espacio tan minimo en la vida de la humanidad, aunque considerable en la vida del hombre — ¡cuantas cosas han pasado por mí!

Arrastrado por la indignacion que siente un corazon levantado, ante el espectáculo de los desmanes de la plebe, al centro del espumoso vórtice de la política; peleando despues como un soldado, para consagrar con la propia sangre los principios que con la pluma habia defendido; visitando despues y sin propia voluntad, las playas donde el Atlántico retrocede asombrado ante el poderoso empuge del caudaloso raudal del Oripoco, y las mas remotas comarcas que baña con sus tranquilas aguas el inmenso occeano Pacifico; alli donde la mano del hombre ha señalado con unas pocas piedras unidas con tosca y deleznable argamasa, la línea divisoria de ambos hemisferios; cuando el Creador eterno ha hecho surgir de las entrañas de nuestro Planeta, los límites titánicos del Chimborazo y del Cotopaxí; haciendo alli, como mas adelante en el Pacifico, y mas atrás en el Atlantico, esfuerzos increibles — estériles, almenos para mí, por restablecer la concordia entre aquellos hijos emancipados y la madre patria, sembrando la buena semilla que fructificará en lo porvenir, para levantar el pendon de Castilla de la injusta é irracional postracion en que, en aquellas vastísimas regiones yace por nuestra propia incuria y los dañados manejos de una raza enemiga..... ¡ Cuantas cosas han pasado por mí, y cuan poca variacion encuentro en la desventura latente de mi vida l

Empero, seria ingrațo, si no consagrase aqui, — ó tu, esperanza postrera mia! — un recuerdo á tu casi infantil y tiernisimo cariño. — ¡Bendita seas tu, que te acercaste al alma desterrada..... que la comprendiste y la amaste!

## XXX

¿Para qué quiero yo vivir en este mundo? El hombre vive, ó con los bienes de lo presente ó con la esperanza de lo futuro. Yo soy desgraciado há mucho tiempo y no espero ser feliz nunca nunca! — Ella ama á otro: pertenece á otro. Sin una multitud de coincidencias tan dificiles como imprebables, yo no puedo razonablemente esperar sino una vejez pobre y solitaria.

— ¿No seria, pues, para mi la muerte un beneficio del cielo? — ¡Dáme, Dios mio, una ocasion de morir con honra por una noble causa! Muchas veces he jugado la vida y tú me la has conservado. — ¿Para qué? — No niego la posibilidad de que yo séa aún feliz sobre la tierra; ¡pero tengo ya tan poco tiempo para esperar! — Mi cabello encanece rápidamente; no tengo familia propia, y los amigos son tan variables.....; y los hombres son tan egoistas!

## XXXI

Cuatro años ha, dia por dia, que recibi la funesta noticia de la muerte de mi adorada madre. - 10 madre, madre mia! Mientras me quedabas tú; mientras sobre la tierra me quedaba tu amor, mis triunfos eran dobles, porque gozaba yo por mí y por lo que tú gozabas en mis alegrías; mis penas y dolores y mis desengaños y miserias, eran menores, porque tú las compartias, y porque estaba seguro de encontrar siempre en tu regazo maternal un occeáno de misericordia y amor! — Todo se acabó. — ¡Con cuánto dolor vuelven ahora, una por una, mi corazon y mi memoria las páginas de lo pasado! — Me parece, ó madre, oir tu voz entonando aquellos cantares que arrullaron el albor de mi vida. Recuerdo todas las notas y todas las palabras. — Línea á línea se va formando en mi fantasia, hasta aparecer patente, vivo, tu angélico semblante..... ¡Quien pudiera olvidar! - Por una facultad crüel, por un poder fatal de la memoria, recuerdo todas las horas, todos los instantes de nuestra historia; desde aquellos dias en que yo, pequeñuelo, me dormias en tu regazo, meciéndome al compás de aquellas sencillas y dulcísimas canciones; hasta que, ya hombre, te ví llorar tantas veces con mis ligerezas y mis errores, aunque siempre lucia en tus benignos ojos y entreabria tus labios la suave sonrisa del perdon! - ¡Oh! ¡quién pudiera desdoblar el libro de la vida y redimir las faltas de lo pasado!-No llorarias entonces, madre mia, sino el llanto del orgullo maternal. - ¡Ay! - ¿Porqué jamás olvidamos el bien que pasó para no volver?

¡ Intangible en detalle y en conjunto,
De amor ó de ambicion, poder ó gloria,
Es el mayor placer un breve punto
En el desierto de la humana historia:
Y, empero, grava eterno un fiel trasunto
De su esimero sér en la memoria,
Funesta, ilimitada catacumba,
En la cual cada línea es una tumba!

## XXXII

La he visto despues de cuatro años de ausencia. ¡Cuánto dolor y cuánta alegría! — ¡Cuán rápida vino hácia mí, estendiéndome ambas las manos!

— ¡Cuánto afecto habia en sus ojos! — ¡Me amará? — Corazon... ¡todavía esperas? Y si así fuese — ¡lo podria sin faltar á sus deberes? Las leyes y costumbres, las creencias religiosas, los hábitos sociales; todo, todo se opone á este sentimiento que por su espontaneidad, intensidad y duracion en mi alma, créo yo natural, legítimo — santo! — Mi corazon y mi razon dicen que sí: los códigos religiosos y sociales dicen que no..... ¡Quien acierta? — Huyamos.

## PARTE SEGUNDA.

**~~}&;~~** 

## CONCLUSION.

¿ Quién acierta? — Responde tú mismo, hombre honrado: responde tú mismo, poeta cristiano. — Pon la mano sobre tu corazon, y no le dejes hablar hasta que no sientas por sus pulsaciones, pausadas y regulares, que se encuentra libre, siquiera por un momento solo, de la tumultuosa agitación y de las peligrosas halucinaciones de la fiebre.

No hay felicidad posible fuera del amor legítimo. Los Códigos religiosos, las leyes humanas, te dicen la verdad. — Supon, por un instante, tu amor correspondido, satisfecho; y piensa en las consecuencias de aquella falta, que seria tu suprema dicha, para aquel sér á quien amas sobre todas las cosas. — La tranquilidad del alma que es el contentamiento de sí mismo, perdida para siempre.—Los tranquilos goces del doméstico hogar, trocados en continuo é insoportable martirio.—La estimacion general, perdida:— el miedo de el escándalo:— el temor del castigo: los mismos, inefables y casi divinos goces de la maternidad, trocados acaso en roedor remordimiento!— ¡ Qué cuadro!....

Y tú, dado el caso, raro, por cierto, de la perpetuidad de tu amor: supuesto el rarísimo evento de que aquella desventurada que antes te lo sacrificó todo, todo lo abandone por tí, y se refugie en tus brazos—¿ qué puedes darla en cambio de tamaños y tan irremediables sacrificios?—¡ Tu amor entero, sublime, perdurable!—Pero, desgraciado de tí, esto no basta: frecuentemente la verás á tu lado, distraida—pensativa—grave— triste.—¿Acaso no te ama ya, ó te ama menos?—No; su desgraciado amor es el mismo que antes: acaso mayor, porque es la única tabla que la queda en el universal naufragio de todos sus pasados bienes y esperanzas.—Pero su dolor es continuo, inmenso, inenarrable, siquiera latente. No prorumpe en amargas quejas y en ayes desgarradores, porque fiel á su naturaleza semidivina, no sabe afligir: su mision sobre la tierra, es consolar al hombre, sacrificarse por él.—Víctima resignada, calla; pero, no lo dudes: ¡es immensamente desventurada!

Hasta en los esimeros momentos del deliquio amoroso, la sorprenderá entre tus brazos amantes la idea de su estravio, y el torcedor remordimiento la herirá con su emponzoñada saeta. — ¿ Cómo puedes llamar sonrisa esa convulsion que contrae dolorosamente sus labios?...

Hombre frio, egoista: verdugo inhumano, vuelve en tí, si aún es tiempo.

— Huye de su vista, huye; y si es necesario, salva en tu fuga los mundos y los mares. Amándola de lejos; evitando que ni la mas leve sombra empañe su pureza, la amarás mejor—¿Qué digo?— Así la amarás únicamento. porque solo en la abnegacion entera, absoluta, existe el amor verdadero!

Y de esta misma pintura, pálida é incompleta; pero conforme, en lo que abarca, á la eterna verdad, aprende á compadecer las faltas y los infortunios agenos. — Jamás unas tus acciones ni tus palabras, al estúpido vituperio ni á la cruel intolerancia mundana. Semejante proceder es indigno de un caballero: impío en un cristiano. Recuerda aquella hermosa sentencia de nuestro Redentor, tan humana en su divina misericordia, cuando se refugió á sus piés la muger adúltera, perseguida por las encarnizadas turbas que pedian á gritos que se le impusiera el horrible suplicio de la ley hebráica: ¿Aquel de entre vosotros que sin pecado esté, que la arroje la primera piedra!

PENSAMIENTOS.

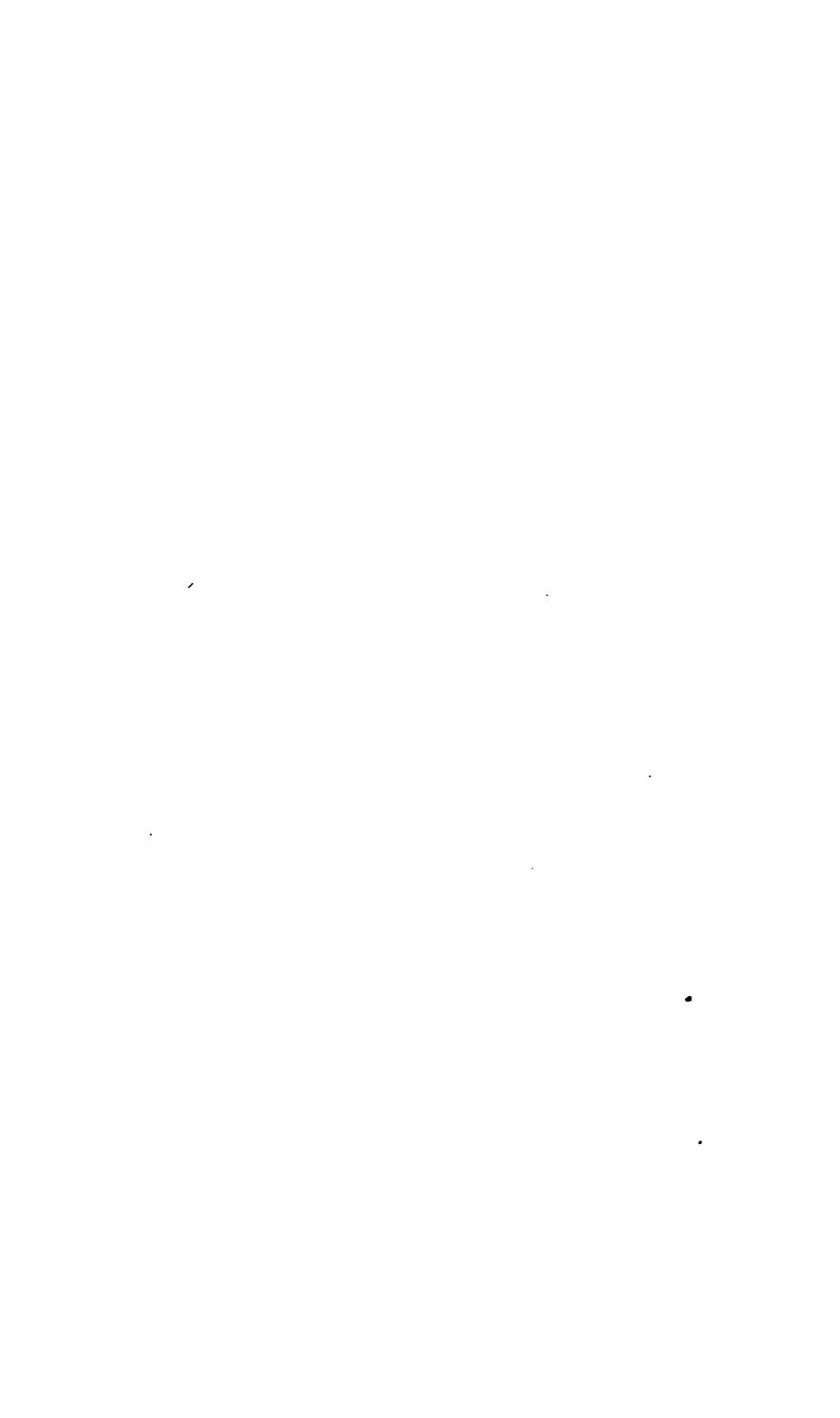

# PENSAMIENTOS.

## ADVERTENCIA.

Poniendo en órden varios manuscritos inéditos, para la presente edicion, me encontré con un atado de papel amarillento, titulado: « El LIBRO. » Este título presuntuoso, no estaba justificado ni por la importancia de la obra, ni por la belleza del estilo, ni por nada, en fin, puesto que ni libro habia. Eran unos cuantos capítulos truncos los mas, y de géneros y asuntos tan distintos, que tratar de hacer de ellos un cuerpo de obra era empresa punto menos que imposible. Empero, sea con alguna justicia, sea cegado del natural amor que un padre profesa á sus hijos, he creido no deberlos arrojar al fuego, tanto mas, cuanto que muchos de ellos tienen suma analogía con el trunco Monólogo que atrás quedó, y que, andando el tiempo podrán servirme para la confeccion de un libro que hace mucho tiempo deséo escribir, y que, Dios mediante, escribiré, si el tiempo y la aficion no me faltan y al cual llamaré con un nombre algo parecido á Filosofía sentimental.

Irélos copiando segun me vengan á la mano, con epígrafe ó sin él, segun estén, y solo los dividiré con números romanos, para hacer tangible su separacion á los lectores distraidos.

1

Un hombre recto y justo en el sentido absoluto de estas palabras, jamás llegará á ser jefe de ningun partido político, porque todos los partidos son esclusivistas, y tienen aberraciones é injusticias que no pueden ser adoptadas, ni defendidas, ni por la verdadera ilustracion ni por la verdadera probidad.

La justicia es ecléctica: dá á cada uno lo que es suyo: al vencido mártir, su corona — al verdugo vencedor, su sambenito. El hombre que lleve por divisa la rectitud, en su vida pública, será, cuando menos, acusado de in-

decision. Entre la honradez absoluta y la política militante, existe un perpetuo é inallanable antagonismo. Por esto, el hombre verdaderamente justo, no puede formular á la vista de sus correligionarios políticos, sino utopias irrealizables.— No hay mas círculo para él que el de la familia; y aún en el reducido espacio de esté santuario inviolable, no siempre vivirá tranquilo, porque no siempre será obedecido y respetado.

La razon no es la causa motriz en la vida de la humanidad, sino el moderador del movimiento, y la humanidad es casi siempre insensata. Por esto mismo, la razon, que debia ser el faro salvador, frecuentemente es fuego fatuo, y en vez de guiar al seguro puerto arrastra muchas veces al vertiginoso abismo. El único guia seguro es el sentimiento moral, origen y manantial del sentimiento religioso.

Estas reflexiones sin ilacion, me han ocurrido muchas veces ante la ignorancia, la perversidad y la ingratitud humanas. ¿Cómo hay quien haga bien, ó quien persista en el bien, despues de ver confirmadas por su propia esperiencia, siquiera vasta, siquiera microscópica, las dolorosas lecciones de la historia? — Esta es una misteriosa idiosincrasia de los nobles corazones.

Mientras mas sirve uno, mas quiere servir, cuando el alma es buena. La abnegacion se multiplica por sí misma, si es permitida la espresion, porque hay en el corazon humano una facultad sublime que le impele instintivamente á amar mejor á medida que se sacrifica mas. Hemos observado atentamente este fenómeno moral en nosotros mismos y en muchos otros, en multitud de circunstancias en que variaban hasta lo infinito las edades, situaciones y educaciones respectivas; por lo cual, no ya deberíamos llamarlo fenómeno, sino ley de la naturaleza.

Hay un cuadro enteramente contrapuesto al anterior; y, por cierto, de mucho mas frecuente observacion; pero que, por su mismo aparente contraste, viene á probar victoriosamente lo antes espuesto. — Los malvados odian mas á sus víctimas, en proporcion del mayor mal que les han hecho. Así se esplica el encarnizamiento, estúpido cuanto inútil, de multitud de asesinos en el cadáver ya insensible al dolor y á los ultrages, de las infelices víctimas de su crueldad. — Estas contrapuestas observaciones, de cuya rigurosa exactitud no puede dudarse, son otra prueba mas de la intima union y estrecha correspondencia de los seres, de las ideas y de los sentimientos humanos.

¿ Será leido este libro mio? — No lo sé, ni me importa. Yo deposito en él, como el avaro en la hucha que contiene su tesoro, todas las adquisiciones de mi entendimiento y de mi corazon.

11

La probidad, obligacion imperiosa, deber perfecto del hombre en la vida privada, como en la pública, suele ser lastimosamente desatendida en esta última por casi todos aquellos que aspiran al renombre de

hombres políticos. Lejos de ser menos necesaria en esfera mas vasta, es mucho mas obligatoria; porque claro está que siendo mayor la órbita de accion, mas grande será el peligro y mayores los estragos que cause la falsedad.

Muchos soberanos y guias de los púeblos, han hecho particular estudio del famoso libro « del Príncipe, » de Machiavelo — Federico II y Napoleon I, entre otros.

Pero me ocurre preguntar: ¿ Quiso el eminente filòsofo florentino, dar á los hombres un código de fria perversidad? Yo, créo que no: el tal escrito es una elocuente esposicion de la maldad de la tiranía, y mas que para adoctrinar y halagar á los tíranos, parece destinado á precaver á los pueblos de la servidumbre, siendo á par un espejo en que pueden verse aquellos azotes del género humano; en toda la horrible pompa de su monstruosa fealdad.

Por lo demás, los hombres son muy ingeniosos para disfrazar ó defender sus estravíos, y no hay crímen, por abominable que sea, que no pueda disculparse con algun pretesto ó apoyarse en alguna sentencia autorizada. — Esto viene muy de atras. — Rómulo pretendió lavarse del asesinato de su hermano Remo, apoyándose en el inminente peligro y en la absoluta necesidad de la salvacion de su naciente patria. « Sic deinde quicumque transiliet mænia mea. » ¡ Así pretendió atenuar, y lo logró en efecto, el espantoso crímen del parricidió, y ocultar su desenfrenada ambicion del mando soberano, bajo el hermoso manto del amor de la patria! — De entonces acá — ¡ cuántos parricidios y cuântos Rómulos!

## III

No todos los humanos son capaces de virtud, y mucho menos de esas virtudes que subliman y depuran el corazon humano hasta acercarlo de nuevo à la pristina grandeza de su divino origen. — No es cuerdo pues esperar; ni prudente suponer; ni justo exigir al mayor número de los mortales, sacrificios que escedan à sus fuerzas, por decirlo así. La beneficencia, la generosidad, el valor, el heroismo y la abnegacion que es su quinta esencia, son para aconsejados, no para preceptuados. Un código que ordenara à todos los hombres que fueran héroes, seria justamente calificado de absurdo. El legislador que preceptuara como deber perfecto à su pueblo, la práctica constante de las altas virtudes, acabaria con el heroismo en su patria.

Los nobles sacrificios, las abnegaciones sublimes, son actos espontáneos:

—ordenados, dejarian de ser heróicos. El hombre mas desinteresado en sus sacrificios, aspira, cuando menos, al respeto y amor de sus contemporáneos ya que no á la admiracion de la posteridad. — El que ama, tiene, aunque sea remotisima, la esperanza de ser amado algun dia. — El confesor cristiano, en el fiero potro estendido, si arrostra el tormento y opone un valor incontrastable á la cobarde saña de sus verdugos, es que tiene en

la tierra, para su memoria, la corona inmarcesible del martirio: en el cielo, la eterna promesa de la bienaventuranza perdurable.

Repúblicos y soldados conozco yo, capaces, como Curcio, de arrojarse con armas y caballo á la sima por salvar á su patria; que esquivarian hasta el mas pequeño peligro, cuando los compeliese á arrostrarlo, armado de las tablas de la ley, el alcalde de su barrio. Al soldado no se le dice:

«¡ Marcha á la muerte! » — sino — «¡ Marcha á la victoria! »

La abstencion del mal, no es comun en el hombre : la práctica activa del bien, es cosa harto rara.

## IV

#### DEL SENTIDO COMUN.

La frase que sirve de epígrafe á este capítulo, es un anglicismo, que pasando por el vehículo intelectual casi esclusivo que hoy acata España, es decir, por el taller parisiense, ha llegado hasta nosotros y obtenido en nuestro país carta de naturaleza. El sentido comun, common sense, serálo y debe serlo en Inglaterra, region habitada por un pueblo flemático, meditabundo, muy ilustrado, y sobre todo altamente práctico, frase cortés para quitar al féo egoismo á lo menos la fealdad del nombre; pero es sin duda muy raro entre los habitantes de las tierras meridionales, naturalmente dados á no pensar, amantes de la inaccion del cuerpo y de la paralisis del espíritu y que no obran sino á saltos irregulares en su estension y duracion, saltos producidos por los sacudimientos de su sangre ó las inspiraciones de su genio.

El sentido comun, aplicado á la vida de los individuos ó á la de la sociedad, es la ciencia de las ciencias, y aunque sea duro confesarlo, el patrimonio de las medianías. Mientras mas grande sea el talento, mientras mas levantado séa el corazon, menos susceptible será quien los posea de servirse del poderoso talisman. Hé aquí el mayor martirio de los seres privilegiados, porque ademas de lo difícil que les és ser comprendidos por las miriadas de inferiores seres que giran en derredor suyo, es casi imposible que dejen de ser arrollados, hollados y vilipendiados por aquellos cuya única ciencia es el calculador egoismo.

Aplicado el sentido comun á las ciencias, á las letras y á las artes, es una cosa utilísima, si bien ocupa el tercer lugar entre las potencias que para su cultivo y adelanto se requieren; debiendo estar en el primero el genio ó ingenio, ó sea fuerza creadora, y en el segundo el talento ó fuerza completadora é iluminadora. En la encadenacion, ó como quieren otros, el paralelismo universal, véo que el talento suele parecerse al genio y el sentido comun al talento; y estas semejanzas se ensanchan y se hacen mas tangibles á medida que las dos fuerzas inferiores por su estension é intensidad se acercan mas á la primera. En suma, el genio créa; el talento metodiza, pulimenta y aún á veces completa lo que aquel créó; y el sen-

tido comun, fija reglas, deduce doctrinas y teje de mil maneras lo que aquellos inventaron y perfeccionaron. Galiléo, Newton y todos sus iguales en las ciencias, las letras y las artes representan la primera potencia: — Buffon y los suyos, la segunda; y la tercera, esto es, el sentido comun, todos los autores de métodos, compendios y toda clase de libros de texto para la pública enseñanza. Utiles, diré mas, necesarias; pero medianísimas entidades.

Trasladando la cuestion al terreno, bastante conocido para nosotros los españoles, de la patria literatura, yo diria que Lope, Calderon y Cervantes fueron genios; Moreto y Alarcon talentos, y Moratin, sentido comun. En las escuelas de pintura romana y española, hay genios y talentos: en la flamenca, talento algunas veces — sentido comun siempre.

V

#### DE LA PENA CAPITAL.

(ARTICULO DE PERIODICO.)

Mientras dure en los códigos de los pueblos la facultad de imponer la pena capital; mientras las leyes de un país tengan poder para quitar lo que no pueden devolver, los códigos y los pueblos serán bárbaros: unos y otros, verdaderos foragidos, estarán moralmente fuera del círculo de la humanidad.

Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¿Con qué derecho lo querrá el hombre?—¡ÉL, fuente de eterna vida, la prohibe, y el hombre, siervo de la muerte, se atreve á imponerla á su semejante! Quiso Dios morir para hacer el suplicio aborrecible: vino á dar la vida eterna, y recibió de los ingratos hombres el suplicio mas afrentoso por recompensa; y sin embargo, muere pronunciando palabras de amor y mansedumbre: no pide castigo para sus verdugos; no venganza contra sus asesinos — Muere implorando la piedad del irritado Padre en favor de sus hermanos estraviados: « Perdonadlos, Padre mio, porque no saben lo que hacen! »

Profundos jurisconsultos y clarisimos filósofos, han hablado antes que nosotros de lo injusto de la pena capital, por la desigualdad de los crimenes á que se aplica; de su ineficacia, por la esperiencia de la historia; de su inmoralidad y crueldad, porque cierra al culpable el camino de la rehabilitacion por medio del arrepentimiento. Es inútil, pues, que nos detengamos sobre estas consideraciones, y vamos á esponer ciertas ideas nuestras, puesto que no son aprendidas. El cadalso casi rehabilita al criminal, casi le justifica, al menos á los ojos del vulgo. Cuando la vara de la justicia se convierte en instrumento de destruccion, bala ó guillotina, hacha ó cordel, toma á nuestros ojos el odioso carácter de instrumento de venganza.

El reo que acierta à subir al patibulo con valor; el desgraciado que

• • •

•

afronta sin pestañear el momento supremo, toma, si muera por un delito político ó religioso, el carácter de mártir; si, por un crimen de otra especie, las proporciones de héroe. — Y aquí vemos nosotros, el dedo de la Providencia, que venga á las víctimas haciéndolas aparecer superiores á sus verdugos.

Los juicios de los hombres son falibles. — ¡Cuántos condenados ha habido, hay y habrá, que ante la justicia divina, única infalible, eran, o son, ó serán inocentes! Y aún al mas desalmado criminal ¿quién tiene derecho de arrebatarle un bien emanado de un poder superior al humano? — La sociedad tiene, sin duda alguna, derecho de defenderse; mas aún: deber de imposibilitar para el mal al perturbador del reposo público, cualquiera que sea el género de su delito; pero no tiene derecho de matarle. El que mata no hace justicia — se venga.

Que si de estas consideraciones generales, descendemos mas inmediatamente á la aplicacion de la ley penal, hallaríamos solo un caso en que, ya que no justa seria disculpable la pena de muerte — el homicidio voluntario — con premeditacion y alevosía. Y esto mismo, en contradiccion evidente y palpable con la divina ley del crucificado, piedra angular de toda sociedad cristiana. No la ley de Jesus, sino la mosáica es la que pide oculum pro oculo, dentem pro dente. La pena capital es, pues, hasta en el homicidio voluntario, un resto de barbarie, indigno de permanecer en los códigos de las naciones que aspiran al nombre de civilizadas, al glorioso timbre de cristianas. Non misereberis ejus; sed oculum pro oculo. dentem pro dente, decia el Dios de los ejércitos y de las venganzas, el Jehováh de los hebreos, en fin. Jesus, nuestro divino Maestro, dice suspendido en el mas afrentoso y crüel de los patíbulos: « Perdonadlos, Padre mio, porque no saben lo que hacen... »

Y si la idea religiosa es la base fundamental de toda sociedad humana, que el hombre va de tránsito á otra vida mejor; si la doctrina evangélica es la única perfecta y, eterna, y su letra espresa prohibe el suplicio del hombre por el hombre; — ¿ porqué ha de durar en pié esta escandalosa contravencion á la ley, este contrasentido mortal en los códigos de pueblos que ha tantos siglos se alimentan del pan de la vida?

¿ Qué diremos de la pena de muerte, impuesta por delitos políticos: delitos que lo son únicamente por la oportunidad ó inoportunidad, por una mera cuestion de tiempo? — Semejante institucion basta por sí sola à deshonrar al pueblo que la sufre.

Los que desienden la pena capital por el natural horror que à morir tiene el hombre, no conocen el corazon humano. La muerte es un momento: por mas amargo y doloroso que sea, al cabo es un momento. Cuánto mas temible, cuánto mas insoportable es el encierro perpetuo!— Un hombre que puede vivir un año, dos, diez, veinte, sin ver la luz del dia. sin oir una voz humana, sin poder quejarse con un semejante suyo! Solo. cara á cara con su corazon, atormentado del remordimiento, y en el borde de la eternidad, porque aquel estado ha de durar hasta que él muera; sin poder jamás escapar de sí mismo, ni distraerse un punto de la idea de su

J:

34

1

. 1

(~)

-

3

Ţ

· **b** 

segundo por segundo las horas de su terrible agonía; — ciegos los ejos del cuerpo y los del alma, mas libres y penetrantes, en proporcion de la paralísis de los sentidos, campeando poderosos en las tinieblas y penetrando los abismos del propio sér y acaso los asombros de la futura vida! — ¡ Cuán horrible suplicio!...

¡Cuántos hombres hay para quienes la muerte es de poca monta! Hombres hay, pacíficos, buenos, benévolos, que la han arrostrado veinte veces por tonterías sociales, por mera curiosidad ó por la emocion penetrante semi-dolorosa semi-agradable de afrontarla. Nosotros lo hemos hecho, y no nos créemos héroes — lejos de eso.

El encierro perpetuo nos espanta de tal modo, que preferiríamos, no una sino mil muertes, desde la fulminante que sufre un soldado fusilado á diez pasos, hasta la lenta y espantosa agonía á que condenan ciertas tribus salvages de la América á sus enemigos...

Despues de escritas las anteriores líneas, hemos visto morir en el patíbulo á un criminal tristemente famoso — el cura Merino. — Nos hemos confirmado en nuestras doctrinas; pero no queremos escribir mas sobre este asunto. — La primera ley que impuso la pena de muerte, fué dada por un tirano cobarde ó por una República idiota.

## VI

#### DE LA SINTESIS Y DEL ANALISIS.

Todo el mundo sabe que la síntesis es el polo opuesto al análisis; que esta consiste en llegar á la verdad comprensiva ó conocimiento perfecto de un hecho, objeto ó sér cualquiera, estudiando línea á línea, cualidad por cualidad ó molécula por molécula; y la otra en deducir esta verdad, ó llegar al conocimiento del hecho, objeto ó sér en cuestion, por la contemplacion simultánea de todas sus partes ó de todas sus cualidades.

La síntesis es inherente á todas las inteligencias de primer órden. El análisis es cualidad de los entendimientos sólidos y claros; pero no capaces de las maravillosas intuiciones del genio. No todos los ojos pueden contemplar de frente la radiante luz del sol: todos los que no fueran absolutamente ciegos, podrian contemplarla si fuese posible dividirla en fracciones acomodadas á la intensidad y robustez de su vision. Este ejemplo solar, demasiado elevado por cierto, puede aplicarse á todas las cosas de la vida, y de su recta aplicacion resultaria el convencimiento de la verdad de nuestra teoría.

Las deducciones sintéticas están, como todo lo que de cerca ó de lejos nos toca, sujetas á errores y estravios; pero no lo están menos las analíticas. Si el espíritu sintético puede equivocarse atendido lo dificil que es abarcarlo todo en una contemplacion general; el analítico está espuesto á lo mismo, por lo dificil sino imposible, que es comparar los infinitos

detalles de un todo, estudiados separadamente, y apreciar sus mutuas relaciones y afinidades, para deducir la verdad general. Los filósofos llaman métodos á la síntesis y al análisis: nosotros los llamamos facultades ó tendencias naturales del espíritu. Consideradas como métodos, no damos á ninguno la preferencia; si, créemos, que aquella deduccion será cierta que inventada primero en conjunto por la síntesis, se descomponga y reconstruya de nuevo, átomo por átomo, por la facultad contraria— ó vice-versa.

### VII

## DE LA FÉ.

La Fé, segun el dogma cristiano, es una, la primera de las virtudes theologales, ó sea fuerzas del alma que hablan de Dios, causa primera y neccsaria de cuanto és y vive en el mundo físico como en el moral. Cualidad esencialmente divina no puede ser sino del alma: aplicada al barro del cuerpo, no puede ser sino instintiva, es decir: no puede ser demostrable porque escapa por su naturaleza al predominio de la razon. Créo en Dios, porque lo siento; pero no puedo pintarlo como causa, y solo concibo o adivino su existencia por aquellos efectos tangibles á mi escasa comprension.

La fé, como todas las cualidades divinas que separan al hombre del resto de la creacion animal, ha sido, es y será objeto ó causa de mil aberraciones del entendimiento á cual mas risibles. Aquí dice uno : créo en las matemáticas, porque todas las verdades de esta ciencia están demostradas ó son demostrables. — La razon no tiene fé en una cosa demostrada, ni en un sistema cuyo conjunto la convence. — La vé y la toca : está convencida de su verdad. Esta no es la fé : es una operacion sencilla del entendimiento, una facultad puramente humana. Cuando digo que dos y dos son cuatro, no tengo fé en la adicion que acabo de hacer : sé lisa y llanamente la primera operacion de la aritmética.

El representar á la fé con los ojos vendados, es una idéa ingeniosa pero no exacta: símbolo incompleto como todos los símbolos. La fé, como todas las grandes verdades morales no es perceptible á los sentidos del cuerpo, ni á las facultades humanas, por decirlo así, del espíritu; pero sí á las fuerzas divinas del alma; mas todavía; es su único guia, su fuerza, su vida; porque sin ella, todo es tinieblas, incertidumbre y desesperacion. — El hombre sin fé, queda reducido al estrecho círculo de las sensaciones corporales — á la existencia del bruto.

La fe religiosa es la base de la privada, la cual viene á serlo, por una sucesion muy natural, de la política. Sin la primera no puede existir la segunda; y sin esta, base necesaria de la conducta del hombre, como individuo, mal puede existir la tercera, que no viene á ser otra cosa sino la aplicacion de aquella al cuerpo social, por cuya razon se la llama política. — La fe religiosa es, pues, á las otras, lo que la poesía lírica á las

demás poesías, es decir: la facultad divina, la primitiva, base y fundamento de las otras que no son mas que reflejos ó modificaciones suyas.

#### VIII

#### DE LA ESPERANZA.

La segunda virtud del alma que habla de Dios, es la Esperanza, tan hija de la Fé, que sin ella no puede existir. En el mundo moral como en el físico, la diversidad es aparente; porque todo está encadenado, todo es homogéneo; todo se refiere forzosa é inevitablemente á una causa primera. Y cualquiera que sea el espacio de esa inmensa cadena — de esa adicion gigantesca que nuestro espíritu abarque y comprenda, demuestra palpablemente la unidad de sér que imprimió á su vasta creacion aquella incalculable unidad de amor que llamamos Dios.

La Esperanza, es, pues, el segundo eslabon del mundo moral, ó séa de los sentimientos y de las ideas. La Esperanza se diferencia de la Fé, en que esta impera y aquella persuade. La Fé, es activa: la Esperanza, pasiva. Aquella es el cuneus de los antiguos, la cuña que rompe y taladra; esta, la falange macedonia ó nuestro cuadro, la fuerza que resiste. Aquella, la fuerza impulsiva: esta, la de resistencia. La una sin la otra no pueden existir — mejor dicho — la existencia de la primera implica necesariamente la de la segunda.

Y de esta mutua y maravillosa incubacion, resulta una tercera potencia que es la mas pura espresion de las otras dos, ó, si se quiere, su necesario complemento. Hablamos de la Caridad, que es el Amor.

### IX

#### DEL AMOR.

Esta es la tercera linea del triángulo divino; la interpretacion del enigma de la vida; el verbo misterioso, comprensivo y omnipotente de la creacion entera.

| Quitad el amor al hombre y al bruto y quedará desierto      | el mu | ndo: — q  | ui- |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| tad la atraccion á la materia no pensante, y desapareciendo | el po | der que v | ıne |
| sus partes componentes y hacina y aglomera sus átomo        | s, di | solveráse | el  |
| todo y volverá el universo al caos                          | • • • |           |     |
|                                                             |       |           |     |

Para los lectores que puedan suplir lo que salta á este capítulo, lo que salta es inútil. — Para los no capaces de llenar este vacío, debe ser indiserente.

X

## DE LA DUDA.

De la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, del amor, del dolor moral, de todas las verdades de sentimiento, en fin, no se duda. Se crée é no se crée: — se siente ó no se siente.

De las verdades de otro género se duda y la duda es el princípio del saber: sin ella permaneceria estacionaria la humanidad. Dudar es vivir en el mundo de la ciencia. La duda es la misteriosa palanca que tiene en perpetuo movimiento esa curiosidad insaciable, condicion primera y necesaria de la humana perfectibilidad. Ella condujo á Tycho-Brahe, á Galileo, á Kepler y á Newton á sus inmortales descubrimientos. Ella abrió á Colon las immensas soledades del Occéano, desarrollando ante sus ojos asombrados las vastas y fértiles regiones del Nuevo-Mundo!

La duda, por consiguiente, lejos de ser un estravio ó enfermedad de la razon, es una condicion necesaria de su perfectibilidad, de su vida.—El que no crée en nada es un malvado: el que todo lo crée, es un necio.

Dudar de las supremas verdades de nuestra santa religion es tan impío como absurdo; puesto que todos los esfuerzos de la razon humana son impotentes ante lo que no es demostrable. Dudar de la virtud, del Amor; de todo lo que hay mas noble y santo en el corazon humano, lejos de ser fuerza, es flaqueza; lejos de ser elevacion, es miseria; pero dudar de todo lo que está sujeto al dominio de la razon, no solo es lícito sino útil, y, como antes dijimos, necesario.

XI

#### DEL DOLOR.

Nada existe en el mundo físico ni en el moral mas espresivo de la existencia y omnipotencia de Dios, y al mismo tiempo de nuestra pequeñez y miseria, que el dolor.

El Dolor, divinidad terrífica, cuyo poder, á semejanza de una red misteriosa é inevitable, envuelve á la creacion universal, desde el mas vasto de los soles que se ciernen en los espacios ilimitados, hasta el átomo impalpable á nuestra débil percepcion; que tortura á la humanidad entera, desde el monarca mas poderoso hasta el último mendigo! — Poder mayor que todos los poderes; mayor que la Fé, que es la mas admirable facultad que concedió al hombre el poder divino; mayor que la esperanza, que es la mas pura; mas grande que el Amor, la mas inagotable! — El athéo mas endurecido, el estóico mas indiferente, se ven obligados á reconocerlo. — Crisol donde se depuran las flaquezas del cuerpo y las deformidades del

alma; ptèdra de toque suprema de la humana fortaleza, su existencia es tan inccesaria, que sin ét, las tres fuerzas del alma que habian de Dios, la Fé, la Espèranza y el Amor, serian del todé inútiles sobre la tierra. Su poder es tan grande, que él solo equivale á todos los demás.

En este vasto equilibrio del universal conjunto y del mas mínimo detaile, el dolor es el contrapeso constante y continuo de la creacion Nada escapa á su dominio: no hay sino una diferencia que observar, como dice un elocuente escritor de nuestros dias, y es que: « Hay dotores fecundos y dotores estériles; padecimientos infames y martirios gloriosos. »

## XII

#### DEL VALOR.

El valor es una de las mas nobles cualidades que separan al hombre del resto de la creacion animal. Innata, puede elevarse por la educacion hasta una altura semi-diviua. Dijimos que era una de las mas nobles cualidades del hombre: añadiremos que es tambien una de las mas raras. Aunque humana, nace tan inmediatamente de la trinidad divina y creadora cuyos tres poderes son Fé, Esperanza y Amor, que en muchos de sus atributos se iguala á ellas. Es absoluto como la Fé; invencible, como la Esperanza; inagotable, como el Amor.

Pero no hay virtud alguna que ande tan desconocida, ni que sufra tantos ultrages de la ignorancia é impiedad humanas. Innumerables son las falsas representaciones de esta virtud. Sin que pretendamos sentar reglas generales, ni mucho menos escluir la posibilidad de que se encuentre el verdadero valor en todas las clases de la sociedad y en todas las circunstancias de la vida, diremos nuestra opinion sobre varias especies de falsos valores.

El del campo de batalla, que es el mas comun, se puede traducir en el mayor número por disciplina, ó por pundonor; en los restantes por ferocidad.

El del duelo, por ira ó vanidad.

La mayor parte de los ejemplos del llamado valor cívico, en todos los tiempos de la historia, por vanidad, por fanatismo, por preocupaciones, por impudencia ó cinismo. — Estas últimas causas convienen mas á los tiempos de la historia moderna.

No son los héroes de Homero, los únicos cuyo valor consistia en la confianza que les inspiraban, ya el temple de sus armas divinas, ya la invisible proteccion de algun Dios. Desde el fantoso Cónsul Cneo Octavio, que esperó con intrépida constancia, sentado en la silla curul y rodeado de sus líctores, á los sicarios marianos, porque un astrologo le habia asegurado que no moriria en aquellos disturbios — ¡ cuántos rasgos aparentes de intrepidez y valor causarian risa y asco, analizados á la luz de una sana crítica!

¿ Qué tiene que ver con el verdadero valor el que el soldado medio embriagado con el humo de la polvora, violentamente escitado su sistema nervioso con las detonaciones del cañon y el ruido de las trompetas y atambores, se bata bien? — Y al contrario — ¿cómo se esplica el pánico de una division entera, al oir el simple grito de: ¡Sálvese quien pueda!

He conocido muchos héroes, en la pública opinion, que eran en realidad unos cobardes. Valientes militares, duelistas terribles, que en una tempestad en la mar ó en un terremoto, pedian á Dios misericordia y se confesaban á voces. Hombres jóvenes y fuertes que en el momento de una descarga en las calles se apoderaban violentamente del guarda-canton ó marco de puerta donde un anciano valetudinario ó una flaca muger habian refugiado su debilidad.

La mayor parte de esos pretendidos héroes, necesita que haya teatro y espectadores para mostrar su arrojo. A media noche y en lugar solitario, huirian hasta de su propia sombra. ¡Cuántos hombres, valientes para un peligro dado, se amilanan ante un dolor moral, ó, lo que es mas miserable aún, ante un dolor físico! — Heme encontrado en ciudades apestadas, en terremotos, en tempestades marítimas. — El teatro era vasto: los actores numerosísimos. — He visto muy pocos hombres valientes; pocos, poquisimos, que sin sostenes accidentales, merecieran el título de esforzados.

¡Cuánto mas valiente, cuánto mas digno, me parece el gran Themistocles, al decir al impaciente ciudadano que alza contra él su baston, aquella sencilla sentencia: « Pega; pero escucha, » que nuestros modernos espadachines! — ¡Cuánto mas noble es el proceder del que habiendo ofendido injustamente á otro, reconoce su falta, que el del duelista que crée que si no sostiene la injusticia con las armas, queda deshonrado!

No vacilamos en repetirlo: el verdadero valor es tan raro como el honor verdadero, y este último apenas existe sobre la tierra.

La muger, la mitad mas noble del género humano, es mucho mas capaz que el hombre del valor moral, que es el verdadero. Es muy sencillo: siente mas y siente mejor que el hombre. Su vida es una serie no interrumpida de sacrificios y abnegacion. — Vive perdonando agravios: pagando con su casi divino amor nuestras humanas ingratitudes. — Desde que empieza á amar, y esta es la aurora verdadera de su existencia sobre la tierra, empieza á padecer, y sus padecimientos duran tanto como su vida. ¡Cuánto no tiene que sufrir y perdonar al hombre, como amante, como esposa y como madre! — ¡Y sin embargo, para ella, en estos tres grandes caracteres, el último de los cuales es sagrado, no hay ni condecoraciones ni estatuas, ni fama, ni siquiera agradecimiento! ¡O sér modesto, héroe ignorado de la humanidad, divinidad del hogar, encarnacion viviente y hermosa del amor divino, yo te bendigo!

## XIII

#### DEL HONOR.

¡Cuántas falsas interpretaciones sufres, pobre honor, sobre la tierra! — Eres la virtud mas cacareada y al propio tiempo la mas escarnecida.

Quien, porque paga sus deudas, se crée el tipo mas perfecto y acabado del honor humano; quien lo hace consistir en batirse á diestro y siniestro, por un encontron involuntario; por un pisoton en el teatro ó en el paséo; porque no le cedieron con prontitud la acera, y hasta porque no le preste dinero el infeliz amigo, tal vez seriamente comprometido por su imprudente cuanto generosa confianza.

I.

y,

:E

**[**]:

:3

Quien crée su honor lastimado porque su muger salude en afabilidad á otros hombres; quien lo funda en hacer alarde de despreciar todas las cosas honradas; quien se juzgaria desacreditado si faltase en lo mas mínimo á un pacto de infamia; quien funda, en fin, su propia honra en desgarrar vilipendiosamente las agenas!

¿Y modificaciones? — Hombre y aún hombres conozco yo, que moririan mil veces antes que faltar á su palabra en un pacto de interés mezquino
ó de vanidad estúpida, que se burlan de los mas sagrados juramentos del amor.
— A un hombre seria inicuo faltarle, porque nos podria echar en cara nuestra falta de fé ó acaso castigarnos por ello: á una muger, ¿qué importa?—
No puede abofetearnos en público ni perseguirnos ante los tribunales.

Perfectos caballeros hay, que se dejarian atenacear antes que descubrir un secreto de política ó de cualquiera otra especie, por baja ó nimia que ella sea, que se jactan de favores que alcanzaron de mugeres, dignas, cuando menos, de gratitud. Muchos que son recibidos en casas respetables y á quienes dan la mano los padres de familia, gracias al indiferentismo moral de nuestro tiempo, que se han jactado de favores que nunca obtuvieron! — ¡ Y á estos seres no se les llama infames ni traidores, cuando deberian llevar escrito en la frente un estigmata de indeleble infamia!

Hombres que lo deben todo á un partido ó á un soberano, y con tal de que los vendan á tiempo, son recibidos con víctores y aplausos por sus sucesores ó contrarios. — Estiércoles revolucionarios que lo deben todo á la libertad, y se venden á un poder opresor para conservar lo adquirido. — Periodistas que reniegan de la libertad de la imprenta, su madre, por un destino mas ó menos honroso, una condecoracion, ó por treinta dineros, como Judas á su divino maestro! — Literatos que envilecen las letras; artistas que prostituyen las artes, por efímeros aplausos ó viles recompensas!

Y todos estos señores son hombres honrados, si paganá su zapatero; si sostienen tolerablemente un duelo, y en fin, si no son escaladores nocturnos para despojar al rico de sus tesoros. Nótese que aquí el riesgo aumenta la mancha del delito. El que estafa de modo que no se le pueda probar, permanece ipso facto en el círculo de los lfombres honrados.

El honor como la ignominia son ó deben ser personales. A los ojos del filósofo, ni la sangre esclarecida, ni la fortuna, ni la alta situacion, son generadoras legítimas del primero. — (Bueno es advertir que este no es un ataque á la aristocracia de la sangre. El autor es noble y se gloría de serlo, porque la buena cuna impone obligaciones. — La aristocracia de la sangre es ciertamente muy atendible, porque es el respeto ó la admiracion de la posteridad por las acciones heróicas ó gloriosas. Jamás dejará de existir, sino en pasageros trastornos; porque los modernos niveladores no ven en sus

estápidos odies que atacando el reflejo de una luz que brilló en lo pasado, tienen que atacat tambien el valor, el genio y la virtud contemporáneos, que son la luz que brillará en do porvenir, lo que equivaldria a prohibir á los hombres que se distinguiesen, lastimoso cuanto imposible absurdo. Nesotros combatimos aquí los honores y los vilipendios no inerecidos. — Dicho esto, continuamos.) — La miseria, la mas hamilde estracción hi la infansia de los ascendientes, pueden serlo de la segunda. La virtud del individuo, sus vicios, hé aquí los verdaderos títulos a la consideración ó al desprecio de sus semejantes. — La probidad cubierta de harapos es cien veces mas digna de respeto, que el vicio revestido del manto imperatorio.

Esos honores y esos vilipendios persistentes son rectos de los siglos bárbaros, que desaparecerán, debemos esperario, unay en breve. Lo mismo decimos y esperamos, de las distinciones debidas al favoritismo y á la intriga. Cuántos títulos y condecoraciones, concedidos á la adulación, y, lo que es aún mas repugnante, á los mas viles oficios, à la abdicación completa de la dignidad personal!

¡Siglo miserable! ó mejor dicho : ¡Miserable humanidad! — ¡ Vive Bios, que me voy hartando ya de escribir este libro!

## XIV

#### DEL BIER Y EL MAL.

Whatever is, is eight.

Pors.

Tout est bien; tout est bon, tout est grand à sa place.

LAMARTINE.

« No hay mal que por bien no venga. » (Refran castellano.)

¿Existen el bien y el mal sobre la tierra? — Para contestar debidamente à esta pregunta, serian necesarias una ciencia y una inteligencia, superiores à las que son patrimonió de la vacilante humanidad. Sobre todo, superiores à las que posée el que estos desaliñados renglones éscribe.

¿Qué sabe el hombre de cuanto pasa en torno suyo? — Lo que llama discordia, es una armonía que no comprende: lo que denomina acaso, designio de un poder que no puede penetrar. Del mal del individuo resulta casi siempre el bien general. — ¿Qué límites, pues, pueden señalarse al bien y al mal?

El género humano es muy ingrato. ¿Porqué se queja del Criador, ese hombre que à los treinta años tiene un honrado modo de vivir en una profesion análoga à su clase, educación y talento; que posée el amor de una compañera amable que comparte sus dolores y sus alegrías; que goza de una robusta salud, y que con un trabajo moderado puede subvenir al sosten de su creciente familia y aún economizar algo para su vejez y con que dejar pan á sus hijos?

Les refrances son la sintesis de la esperiencia de muchas généraciones.

« Bien vengas mal, si vienes solo, » es una prueba de lo que acabo de esponer. Los males suelen venir encadenades, es cierto; pero con los bienes sucede lo propio. Hay épocas afortunadas como épocas aciagas, en la vida de los hombres, como en la de los pueblos.

. 7

Ą.

'n

1

1

: 5

1

El bien y el mal son relativos sobre la tierra, porque nada de lo que atañe á los seres finitos puede ser absoluto. Empero ¡cuánta mayor importancia dá el hombre á los males que padece que á los bienes de que goza!—¡Cuánto se encomia el mal y cuán poco se agradece el bien!— Y sin embargo, todo está en perfecto y eterno equilibrio en la naturaleza.

Los que pretenden que la prependerancia del mal es una verdad, son, además de impios, ignorantes; porque de la exacta proporcion de las diferentes fuerzas, resultan el órden, la armonía y la vida en el universo, así como de su desquilibrio, resultarian la muerte y el caos.

La mayor parte de los males de toda especie que afligen à la humanidad, qué son, examinados à fondo, sino el resultado de su soberbia y locura? ¿Porqué, pues, habrá de quejarse de lo que ella misma se atrae?

El hombre tiene siempre goces de dos especies distintas: unos de que efectivamente disfruta, y otros con cuya perspectiva se complace. Estos últimos nacen de la esperanza. La vida humana es un palenque en el cual se combate por retener ó conservar los bienes que se poséen, y por adquirir ó prepararse otros para lo futuro. La mayor parte de los males del cuerpo y del espíritu, son producidos por la intemperancia en los deseos; por el abuso de las fuerzas empleadas en la retencion ó adquisicion de los bienes poseidos ó deseados.

Créo haber dicho lo bastante; y si el lector no lo juzgare así, le daré, en secreto, por supuesto, la poderosa razon que me impulsa á callar. — No me ocurre nada mas de lo dicho, acerca del asunto de este capítulo.

## XV

#### DE LA POESIA LIRICA.

La poesía lírica propiamente dicha, es, segun nosotros, madre de todas las otras, que no son sino emanaciones suyas, modificaciones del arte. Ella en sí, no es arte: es un grito del corazon: un arranque espontáneo, involuntario; una chispa del divino fuego. Nace con el individuo como todo al mundo sabe y repite. Uno nace poeta, como puede nacer jorobado, cojo ó ciego.

Los demás géneros de poesía, inclusa la épica, son esfuerzos del arte, mas ó menos hábiles; mas ó menos elevados; pero al cabo, esfuerzos del arte y del estudio. Nadie medianamente instruido, puede negar á la poesía lírica su cualidad de primitiva; de ella, pues, emanan las otras. El poeta lírico siente in sé la necesidad de cantar y canta; de llorar y llora; de bendecir ó maldecir y bendice ó maldice, arrastrado por una voluntad superior á la suya. Est Deus in nobis, pueden decir los poetas. Ellos admiran al

mundo con sus sublimes melodías, con sus intuiciones maravillosas, y no les cuesta mas trabajo que al ruiseñor de los bosques, cuando al ver el sol y sentir su benéfica influencia entona al Creador del Universo sus inimitables himnos.

La poesía lírica es forzosamente desordenada, aunque del caos resulte el órden: no admite plan ni método, ni reglas ni escuela. David y Pindaro, Jeremías y Salomon, Sapho y Ossian, siguen siendo sublimes y han atravesado por mil revoluciones del gusto literario. Por esto, nosotros tenemos por usurpada ó equivocada mas de una reputacion, así de los antiguos dias como de nuestro tiempo. Horacio, por ejemplo, nos parece admirable como escritor descriptivo, así del mundo físico como del moral; así de la naturaleza como de las costumbres de su época. Versificador correctísimo, sabroso; elevándose á las veces á grande altura, ya como satirico ya como filósofo; ya como azote ya como preceptor del género humano. — Pero siempre es artista — jamás poeta lírico.

El que en una composicion lírica hacina una multitud de fechas históricas, hechos memorables, ó máximas de conducta; como no sean destellos ó símiles que broten naturalmente del asunto, desfigura la poesía sin llegar á merecer el nombre de historiador ni el de filósofo. La poesía es la ciencia de las ciencias; pero no un tratado de ninguna de ellas. Contiênelas todas como sostiene y alimenta la tierra los minerales y vegetales, sin dar preferencia á los unos sobre los otros; sin percibir, si se nos permite la frase, su presencia.

La poesía en el mundo de los sentimientos y de las ideas, es lo que la melodía en el de los sonidos. Cada nota de un canto cualquiera, despierta en una organizacion medianamente dispuesta para la mas dulce de las artes, una serie de notas, cierto número de combinaciones que armonizan con ella, formando lo que los músicos llaman acordes. Cada acento de la poesía, vibrando en el diapason de la inteligencia, evoca una multitud de ideas que completan, vigorizan y amplifican la idea primitiva. El genio del compositor créa las melodías: el arte del maestro escribe el acompañamiento.

No queremos deprimir el saber: dámosle su lugar. Cualquiera claro entendimiento puede llegar á ser un sabio astrónomo; pero es necesario ser Herschell para añadir otro mundo al sistema planetario. Hábiles é intrépidos navegantes ha habido muchos; pero fué necesario que naciera Coloa, para que la América ofreciese al antiguo mundo sus tesoros.

Los poetas de primer órden son ángeles del Señor que pasan sobre la tierra. Los filósofos, los legisladores, todos los grandes bienhechores de la humanidad, son sus hermanos. Todos fueron, son y serán, grandes poetas. Moisés y Cecrops, salen de Egipto, el uno hacia el Sinaí, el otro hácia el Yliso; el primero á predicar al mundo la unidad de Dios; el segundo, la libertad de los pueblos. — El primer mártir de la primera de estas creencias fué el divino Sócrates; Sócrates que hubiera sido el legislador supremo del género humano, si todo un Dios no se hubiera encargado de tan ardua taréa. Platon, Aristóteles, Galiléo, Newton, Colon; todos los verdaderos

grandes hombres, entran en la fraternidad divina de los grandes poetas.

De la segunda entre las creencias antes apuntadas — ¡cuántos mártires desde que nació hasta hoy! — ¿Cuándo acabará la tiranía de arriba ó de abajo, la de uno solo ó la de las turbas armadas, de controvertir con los argumentos de los cañones y de los cadalsos la razon divina? Esperemos.

7.

7 17

Τ,

보.

. je

Pero ¿ à qué viene todo esto, à propósito de la poesía lírica? Muy afortunado seria si pudiera contestar satisfactoriamente. — En la imposibilidad de hacerlo, dejo al lector este trabajo.

## XVI

## DEL LIBRE ALBEBRIO, SEA LIBRE VOLUNTAD.

De todas las cualidades ó si se quiere facultades del alma que llamantos humanas, para distinguirlas de las que denominamos divinas, por serlo su esencia, ninguna nos parece menos demostrada hasta ahora que la que los filósofos cristianos llaman libre albedrío. Sabido es que nada de lo que corresponde á los seres finitos puede ser absoluto, porque entre ambas ideas hay un antagonismo demasiado perceptible para que séa necesario aún indicarlo; pero entre todas las cualidades relativas del hombre, ninguna es mas estrecha y limitada que su decantada libertad.

Lo que los antiguos filósofos llamaron fatalismo, y los cristianos llamamos Providencia, ¿ qué és sino una limitacion inmensa de esa facultad diminuta, puesto que es atributiva de un sér tan limitado como el hombre? — Y esta limitacion es aún mas tangible en los electos espíritus, que llamamos grandes hombres. Estos, á semejanza de los rios soberanos, van derechos ó casi, hácia el punto á donde la Providencia los encaminó al nacer.

El arroyuelo mas humilde cuenta mas sinuosidades relativas en su mezquino curso, que el Misisipi, el Oriñoco ó el Amazonas, en su marcha gigantesca. — El sér mas oscuro puede moverse en su reducida órbita con una libertad relativa mayor, que se movieron en las suyas Moysés, Alejandro ó Napoleon. Podríamos citar en apoyo de nuestras idéas gran copia de ejemplos irrecusables; pero ya lo hemos dicho mas de una vez: este libro nuestro, no es un libro sabio, sino sentido: no es la obra del saber sino un grito del corazon.

El hombre nace sin que le sirva para nacer su voluntad. Crece, goza, padece; mas aún, ama ó aborrece, sin la voluntad. Cuando se sacrifica por la persona amada, obedece á un impulso superior á su voluntad, porque obedece á su corazon; y el libre albedrío no puede ser cualidad del corazon, porque este no raciocina, sino de la razon. — Cuando el hombre dice: « Quiero », debe entenderse: « He decidido hacer tal cosa ú obrar en tal sentido, porque conviene así á mi bien estar, á mi ambicion ó á mi vanidad. » El corazon es

mucho mas noble: obra por instinto, no por cálculo. Que existe la voluntad, es indudable; pero que exista libre, es lo que no podemos comprender.

El asesino al sacrificar à su víctima, el hombre generoso al salvar à su mortal enemigo, obedecen à los instintos de su sangre. Y no se créa que queremos absolver al uno ni deprimir al otro. Entre los hombres sucede como entre las plantas, que muy à menudo el mismo prado sostiene fragantes flores y zarzas desgarradoras: plantas benéficas y yerbas venenosas. Bemos, pues, al hombre generoso, amor y recompensas y gloria: al malvado, castigos y execracion.

### XVII

### DE LA ENGADENACION O SEA PARALELISMO UNIVERSAL.

#### CAPITULO MIPEZADO.

From nature's chain whatever link you strike Tenth or ten thousandth, breaks the chain alike.

POPE.

Cualquiera eslabon que rompas en la cadena de la naturaleza, el décimo ó el diez milésimo, la romperá igualmente. — Cada paso que hemos dado en el mundo de las sensaciones ó en el de las ideas, ha venido á confirmarnos en esta verdad. ¡Qué magnifico poema para la inteligencia de un Galiléo ó de un Newton!

¿Dónde empieza la vida? — ¿Dónde acaba? — El principio como el fin, son arcanos impenetrables á nuestra débil é incierta percepcion. El Universo es una inmensa cadena cuyos dos estremos están en la mano del Criador. El amor es el lazo que reune tantos seres diversos; el amor, atracción misteriosa, que sufre tantas modificaciones como distintas son las condiciones de existencia de los infinitos seres que pueblan los mundos y de los innumerables átomos que los forman.

Contemplémos la naturaleza, artifice infatigable que, en perpetua incubacion produce y dá forma á la materia animada ó inanimada. Los átomos se buscan y se atraen: los animales se acarician: no hay soplo por leve que sea, no hay molécula por mas imperceptible, que no sea un agente activo é inteligente para contribuir á la grande obra; nada alienta, nada gira, nada existe en la naturaleza que no encierre ó que no lleve consigo el gérmen de la vida. La muerte de unos seres es el principio de la vida de otros. — La descomposicion, la destruccion misma, no son la muerte, sino la transformacion!

Cada sér moviéndose al rededor de un centro, y todos de consuno al rededor del centro comun, para producir la armonía y el bien universal. Nada es independiente. Como las mil ruedas de una máquina complicada, no hay entidad por pequeña que séa, cuya supresion ó desquiciamiento

no perjudique al conjunto maravilloso, inesplicado é inesplicable de la creacion !

¿ No habeis oido alguna melodía que retratase ya la figura, ya el carácter de la muger que amábais, ó habíais amado en dias mas felices? — ¿ No visteis en los campos alguna flor á ella semejante? — Y en los vastos reinos de la naturaleza, no ya sabios inquisidores de sus misterios, viajeros profanos, pero sensibles — ¿ no tropezásteis á menudo con muchas de esas misteriosas afinidades que unen en una inmensa cadena, desde el mas vasto de los mundos que giran en los espacios ilimitados, hasta el mas humilde insectillo, hasta la mas microscópica molécula de polvo humano ó vegetal que agita el céfiro de la tarde entre las flores?.....

### XVIII

La confianza en la divina Providencia, no es ya solo una fuente de clarisimas virtudes, de pura felicidad y de heróica resignacion en los mas crueles contratiempos y dolores de la vida: es además, el mas fecuado é inmaculado manantial de suave poesía y delicadísima ternura. El líbro por escelencia divino, el Evangelio, la buena nueva de la humanidad, está fundado sobre ella. De cada línea de aquel escrito celeste, brota entero, inagotable, inmenso, el occéano de fé, esperanza y amor, cuyo principio y cuyo fin están en el seno de Dios.

¡Cuántas veces, en medio del revuelto palenque de mi vida, rendido á la fatiga y al dolor; airado el corazon con los pomposas indignidades del siglo; corroido con los amargos desengaños; despedazado con las bastardas ingratitudes de los hombres; secos ya en mi alma los divinos manantiales de la piedad y de la ternura; fluctuando en el mar de la duda y al borde de la desesperacion, una sola de sus sencillas sentencias ha devuelto á mi sér todas sus cualidades divinas, y con el bálsamo de las lágrimas me he sentido consolado, vigorizado, rejuvenecido, regenerado!—¡Lástima, profunda lástima, solo me inspiraban entonces con su orgullosa y declamatoria filosofía, los llamados grandes pensadores de nuestro siglo, tan rico de pobrezas materiales!

### XIX

La juventud es la edad de la poesía, es decir, la edad en que amontona aquella sus tesoros; pero no, como algunos créen, la edad en que puede hacerse uso de ella.

De aquel oro virgen amento nado en derredor suyo nada sale, ni alegria ni dolor; pero viene el tiempo en que la amarga esperiencia de la vida se lo arranca pedazo á pedazo, y entonces, al disputar al insaciable monstruo su presa, comienza el alma á conocer lo que tenia. — Por sus pérdidas llega á saber sus riquezas; por sus pesares, las alegrías agotadas.

Entonces se hincha el corazent, la imaginacion se enciende y el pensamiento se destaca, elevándose hácia el cielo. Entonces cantan Homero y Vir-

gilio, las glorias y los infortunios de los pasadas generaciones: entonces. desgarrando el papel, describe el inspirado Dante, las espantosas miserias, los odios encarnizados y los inmensos dolores de la humanidad!

### XX

Las modificaciones ó cambios ó ya completas transformaciones que vemos á menudo efectuarse en los hombres que se consagran desde sus primeros años á la dificil cuanto espinosa carrera de la política, tienen una razon de ser tan natural y legítima como todas las que á nuestra vista se realizan en el mundo físico y en el moral; así en la esfera de los sentimientos como en la de las idéas.

Los partidos intransigentes y los hombres de mala fé; los fanáticos y los malvados de todos los tiempos y países, han fulminado todo género de acusaciones y anathemas contra esclarecidos ciudadanos, cuyo único delito era haber modificado sus opiniones, ya por la propia esperiencia ya por las lecciones de la historia.

Ni para aquellos ni para estotros son de la menor utilidad los reflexiones que puedan encerrar estas líneas. Los primeros, fieles á su ceguera y los segundos, encastillados en su perversidad, son incorregibles. Pero hay muchos hombres de buena fé y sana intencion, que ven y juzgan siempre con ojos y criterio agenos. Por desgracia su número es crecidisimo, y para estos escribo.

¿ Porqué se han de agregar á los intolerantes por cálculo bastardo ó lastimosa ceguera? ¿ Porqué no han de hacer uso de su propia razon para juzgar, de su propio corazon para sentir? — Semejantes al insensato que teniendo la vista sana, por entregarse al placer de una grata somnolencia ó por un capricho inconcebible, se dejase guiar en una senda peligrosa por un compañero cuya vision estuviese consuetudinariamente sugeta á alucinaciones; la mayoría de los humanos, por evitar la útil fatiga del ejercicio de sus propias facultades, sigue por lo comun á los ciegos ó malvados guias antes indicados, siendo mayor y mas inminente su peligro que el del viajero susodicho, puesto que en su conductor no habia mala intencion, y en los de ellos hay siempre el preconcebido y deliberado propósito de conducirlos al abismo.

El hombre que, estraviado, conoce su error, debe abjurarlo; cuidando, si ama su reputacion, de que la conversion no le produzca utilidad material alguna. El que, á sabiendas, abandona una causa justa, ó abjura una creencia santa ó legítima, es un infame; y no hay en lengua alguna conocida palabras bastante duras y oprobiosas para calificar su bastarda apostasía. Si la justicia no anduviera tan olvidada y vergonzante en la vida pública, deberia ser arrojado de la sociedad, como el divino Redentor arrojó á las vendedores del Templo. — ¡ A latigazos!

El que reconoce y confiesa su error y de él se aparta, hace una accion meritoria de aplauso porque se impone á sí propio un castigo público, lastimando su amor propio. El que persiste en él, conociéndole, ya por el que dirán, ya por sugestiones de su vanidad, es un miserable ó un cobarde.

### XXI

No fué con el afilado puñal del asesino, ni con la devastadora tea del incendiario ni aún con la espada de la guerra, que fué sembrada y fructificó la semilla fecunda de la redencion del género humano. Muriendo triunfó el Conductor divino. « ¡ Morir para vencer! » dijeron los apóstoles, sus inmediatos enviados, y murieron — y vencieron, amaestrados con el divino ejemplo. El Mesías salvador, libre de toda culpa, limpio de toda mancha. quiso morir para hacer el suplicio aborrecible. Él debió ser, y este fué sin duda su pensamiento, la última víctima sacrificada en expiacion de los pecados de la humanidad: el postrero, sangriento y supremo holocausto, ofrecido en las aras del Dios de los ejércitos y de las venganzas, que desde aquel dia — límite supremo, eterna línea divisoria trazada por la omnipotencía entre la antigua y la nueva ley — iba á ser para los hombres regenerados, el Dios del amor sumo y de la infinita misericordia. ¡ Qué pensamiento! —¡ Qué víctima! — ¡ Qué rescate!...

Y, sinembargo, fiel la humanidad á su lastimosa ceguera, se empeña en perpetuar el terror y los estragos. — Para defender al oprimido estermina al opresor; para reprimir la fuerza, llega hasta á la tiranía; para castigar el delito, va hasta el asesinato! — Para sostener la justicia y el derecho, tala campiñas, arrasa pueblos y ciudades y estermina acaso razas enteras! - ¿ Qué digo? - Los propios ministros de aquella religion de paz, de caridad y de perdon, indignos sucesores de tan ilustres padres, la han predicado siglos enteros con los terribles argumentos del potro y la cuchilla y las horcas y las hogueras! — Dominadores de los poderes temporales; guias y confesores de los pueblos y de los Reyes, como no podian derramar la sangre, entregaban al brazo secular, armado ya por ellos, á los que eran bastante fuertes para no renegar de la fé de sus mayores por miedo de los tormentos y de la muerte; sin que sueran bastante escudo á desenderlos ni los encantos de la hermosura, ni el pudor de la virginidad, ni el respeto de la ancianidad, ni la inocencia de la infancia! — Y con tan miserable como impía ficcion, pretendian engañar á los hombres entre quienes vivian, y á Dios, para quien no hay pensamiento secreto ni intencion oculta, como que abarca en su eterna, impasible mirada el olvido de lo pasado, el torbellino de lo presente y los arcanos profundos de lo porvenir!

El tiempo ha corrido — la escena ha cambiado; pero la humanidad persiste en la estraviada senda. Las víctimas de ayer, hoy son verdugos y piden cuenta estrecha á los representantes del poder de las pasadas generaciones, de los estravíos de sus mayores. No les basta obtener justicia: nadie se la disputa. Quieren alcanzar completa y sangrienta venganza. No ven que quieren substituir á los antiguos, otros nuevos y mas fatales errores: á la tiranía de la autoridad, al cabo limitada y contrastable, el espantoso desenfreno de las turbas armadas. Y los pueblos ilusos, invocando los santos nombres de libertad, de independencia y de nacionalidad, van adelante en su obra de destruccion — ¿ dónde pararán?....

25

12

3

₹.

.

£".

5

**}** 

Y si acaso se levanta enmedio al embravecido piélago de la tempestad revolucionaria, alguna voz generosa en defensa de cuanto hay de noble, de hermoso y de santo en el mundo, es como un doloroso gemido que apenas se escucha á través de la multiple discordancia, ya innoble, ya repugnante. ya terrifica, de la devastacion general.

### XXII

Tenemos una opinion que hará reir á mas de uno y temblar á mas de dos, con igual sinrazon.

Mas de una vez ya, en distintas épocas de la historia, ha habido infaustos nuncios del mayor desastre que puede acontecer á la humanidad—hablamos del fin del mundo. Estos Profetas de lágrimas, estos vaticinadores del tremendo: Dies ira, dies illa, dies magna et amara valdè, han tenido casi siempre por móviles de su conducta sentimientos bien agenos por cierto de la severidad, del recogimiento, del dolor y aún del terror propios de la idea de aquel terrible momento que presenciar debe el postrimer suspiro del universo.

Nosotros, átomo microscópico en el mundo del saber, creemos que el mundo se acerca al gran dia, por la aplicacion comparativa de una ley física, á la vida moral de la humanidad. Todo el mundo sabe que un cuerpo pesado cualquiera, desprendido de un lugar eminente donde la naturaleza o la voluntad del hombre lo colocase, rueda por su propio peso hácia su centro de gravedad, ó séa hácia su fin natural, y que el descenso ó rotacion aumenta en rapidez en proporcion que se acerca al consabido centro. Pues bien: nosotros, leyendo los anales del mundo moral, hemos visto al principio con maravilla, despues con atento convencimiento, que el gênero humano andaba cada vez mas rápidamente.

En lo antiguo, un sistema filosófico, médico, político, etc., duraba ocho ó diez siglos; despues cuatro ó cinco; luego uno ó dos. Andando los tiempos, ya no fueron menester sino algunas décadas: hoy, toma tales proporciones la rapidez, que casi es fabulosa. Las revoluciones de la política y las de todas las ciencias de aplicacion inmediata á la vida de los pueblos se suceden con tal actividad, que casi puede decirse que no hay dia que no presencie alternativamente el nacimiento y la muerte de alguna teoría.

Los siglos son años en la vida de los pueblos: instantes en la del universo, con lo cual está dicho que no pensamos que llegue en nuestros dias ni en los de nuestros nietos el supremo momento de la destruccion final; pero sí creemos que se acerca con visible rapidez.

Por lo demás, aconsejamos á los tímidos que vivan sin miedo, y á estos como á los de ánimo levantado y razon altanera, que practiquen el bien, no por miedo sino por amor. Amando során amados: haciendo bien, serán felices; que no hay dicha mayor que el contentamiento de sí mismo, ni valor mas sereno que el de una conciencia tranquila. El que haya empleado su vida entera en hacer bien á sus semejantes, verá llegar sin espanto el terrible trance de la muerte. Por esta razon, principalmente, muere se

rena y resignada la gente jóven. — En la primera edad de la vida se practica el bien per instinte y deminan en el corazon las pasiones generosas. Por consiguiente, el presentimiento de otra vida ne causa paver, como mas adelante.

### XXIII

## DE LA MUSICA.

La música es el universo en el dominio del sentimiento. Todas las lenguas conocidas no son en él mas que provincias, estados ó regiones; mas o menos bellas, mas ó menos vastas; pero al cabo y al fin, limitadas, circunscritas.

En efecto, las palabras son signos de convencion que espresan mas ó menos bien la idea, el sentimiento que quieren imbuir ó despertar; pero siempre de una manera insuficiente, incompleta, oscura, desesperante. Esto es muy sencillo y natural. Toda palabra tiene una significacion limitada, concreta; y mientras mas correcto y ordenado sea el discurso, mas tibio, por no decir helado, será el efecto que produzea. Por esta razon los géneros de elocuencia que admiten mas desórden, la tribuna y el púlpito, que hablan al corazon, conmueven, galvanizan, arrastran y electrizan á las masas, aunque las enseñen menos que los otros, que van dirigidos al entendimiento. Por la misma causa, la poesía lírica es la reina de las poesías, y los seres capaces de esta altisima facultad, los únicos que pueden, una que otra vez, dar alguna idea de la inmensidad de se mundo del sentimiento, revelacion maravillosa de lo infinito en nuestra limitada y enfermiza naturaleza humana.

.

] >

La misma vaguedad de la música, dilata casi hasta tocar en lo infinito los límites de su dominio. La palabra mas gráfica, la espresion mas feliz, la frase mas concreta y comprensiva de cualquiera idioma, tiene forzosamente una limitación previa, gramatical ó lógica. La nota musical que va á herir la fibra humana, no tiene mas limitación que la de la facultad de sentir de la persona herida, y sabido es que este poder ó este dolor, este privilegio ó este martirio, va en algunos seres hasta tocar, como antes dijimos, los límites de lo infinito.

Así como hablando de la poesía lírica, dijimos que era la primitiva, la divina, la generadora de todas las demás; de la música diremos, que el canto, que la melodía, es la verdadera, la única música, puesto que la armonía no es otra cosa que la combinacion mas ó menos sabla, complicada ó feliz de varias melodías ó sonidos que concuerdan, vigorizan ó amplifican el canto dominante. Donde no haya esto, no hay música posible; solo habia discordancias desgarradoras, insoportables al oido: en una palabra, el caos en el mundo de los sonidos.

Dijimos poco há que la música es el universo en el dominio del sentimiento; y esta es una verdad demostrable. Desde el que decia que la música era el menos desagradable de los ruidos, hasta los que sienten su espíritu anegado en un piélago infinito de deliquios inesables, al oir una

de esas sublimes inspiraciones del genio, la humanidad entera goza y padece con la música. Idioma universal, de todos comprendido: solo que cada uno lo oye, lo comprende y lo siente, segun el temple de su fibra, la delicadeza y la intensidad de su organizacion.

La música está sugeta, como las demás artes sus hermanas, á las mil revoluciones del gusto; pero, como en todas ellas, hay en la música ciertas verdades fundamentales, ciertos principios, que pueden ser menospreciados, desatendidos ó completamente desterrados por menor ó mas largo espacio de tiempo; pero que no pueden desaparecer, y sobreviven siempre á través de todas las tempestades ó cataclismos del gusto de los diferentes pueblos de la tierra.

En la voz humana, las notas amplias, lentas, sentidas, vibrantes, prolongadas: en todos los instrumentos melodiosos ó armónicos, el género análogo; esta es la verdadera música, el verdadero canto, la facultad divina, el despertador de lo infinito, la revelacion de la inmortalidad en el mundo de los sonidos. — Todos los floréos y apoyaturas; todas las cascadas y cataratas ascendentes y descendentes á que han condenado los modernos maestros estraviados, las gargantas de nuestros cantores, y que son al verdadero canto, lo que las molduras, relieves y filigranas en las líneas majestuosas de un templo griego ó en la gigantesca forma de una catedral gótica, podrán divertir, admirar, asombrar, si se quiere; pero no conmover, y este es el verdadero, el supremo fin de esta arte divina.

Verdaderos tours de force, essuerzos dolorosos y mal sanos, no son otra cosa sino la aplicacion á una arte, toda espíritu y sentimiento, de las maravillosas pero seas contorsiones, cabriolas y saltos mortales de los gimnastas y volatines. Lo decimos con profunda conviccion: las dificultades y asperezas del canto moderno, son una verdadera y lastimosa profanacion del arte.

Y este estravio, esta impía revolucion del gusto, ha invadido hasta el canto religioso: los himnos piadosos ó solemnes del santuario. En los templos del Señor, no debieran oirse otros sonidos instrumentales que los del órgano, ni otras palabras humanas que las de himnos como el Magnificat, ó lamentos como el super flumina Babylonis, unidas á notas análogas á la grandeza y majestad de aquellas idéas.

Por lo demás, la música ha seguido en nuestros dias, la suerte de las demás artes sus hermanas. Los Phidias y los Rafaél de nuestro tiempo, hacen retratos y bustos de buenas mozas y banqueros, y los Vitruvio y Miguel Angel, estaciones de caminos de hierro y cuarteles para las tropas.

— ¡La pequeñez en la grandeza! — De la poesía no queremos hablar: es la mas profanada.

¡O siglo del vapor, de los ferro-carriles y de la electricidad! ¡Cuán pequeño á través de tus grandezas, te ven mis ojos de poeta!

POESIAS LIRICAS.

t ..

· .

4

:

£

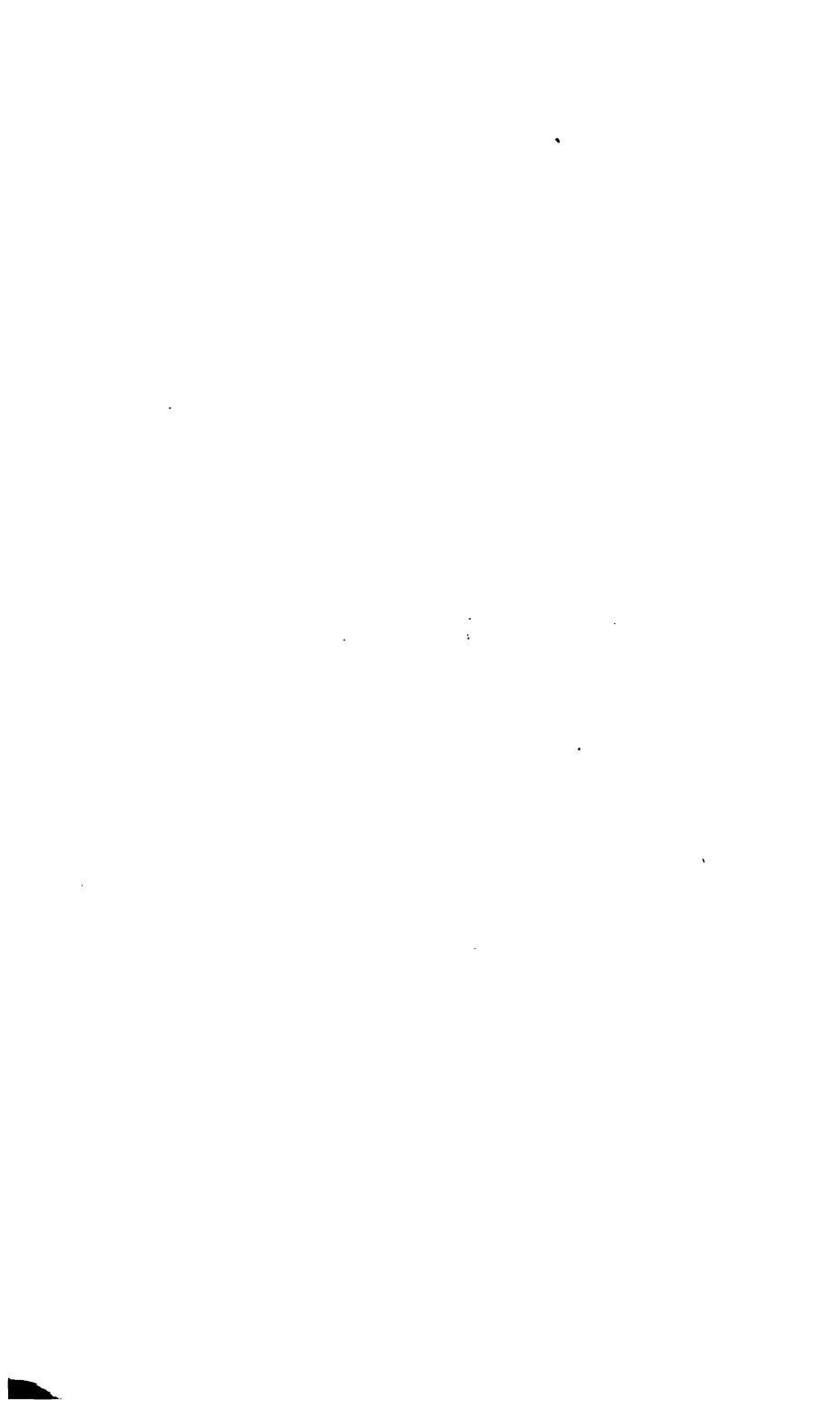

# POESIAS LIRICAS.

w 9 00

### SOBRE UNA CALAVERA.

#### MEDITACION.

¿Quién fuiste tú? — Tal vez sobre tu frente La llama del ingenio pura ardia; Tal vez de amor el fuego omnipotento En tu alentado corason latia.

Envidia fuiste acaso á tus iguales, Respeto acaso fuiste á tus mayores; Tal vez en los domésticos anales Virtud legaste á indignos sucesores.

O en el eterno libro de la historia Grabaste el tuyo entre los grandes nombres, Eterno ejemplo de virtud y gloria Legando en él á los futuros hombres.

Mártir acaso de tu fé — ¿viviste De esclavitud moral só el férreo yugo, O monstruo asolador, acaso fuiste De la oprimida humanidad verdugo?

¿Viviste una existencia maldecida De guerra y ambicion entre furores, O en grata oscuridad pasó tu vida Cual mansa fuente entre olorosas flores?

¡Quién sabe! ¿ Qué mortal entendimiento Descifrar puede enigma tan oscuro? ¿ Qué dice á mi anheloso pensamiento Ese cránco arrojado al pie de un muro?

Informe resto del orgullo humano, Imágen fiel de la mortal miseria, Barro á la par y fuego soberano, Espíritu inmortal y vil materia: ¿Dónde aquellos instintos generosos Que en el viaje mortal fueron tu guia? ¿Dónde los pensamientos luminosos Que poblaron tal vez tu fantasia?

¡Ay! — Todo pereció: raudo cruzaste El revuelto palenque de la vida, Y en el tránsito oscuro no dejaste De tu planta una huella conocida.

Ciego, mudo vestigio, informe resto De lo que un dia entre los hombres fuiste, Te alzas, empero, amenazante, enhiesto En la clara vision de mi alma triste.

Y con una elocuencia aterradora, Espresion de la ciencia soberana, Me pruebas cuan mezquina, engañadora Y futil es, la vanidad humana.

Gritas sin voz á mi razon perdida: ¡Vé lo que resta de mi sér carnal! No en esta, — piensa en la futura vida, La vida del espíritu inmortal!

Sin lengua está tu boca y de ella sale Un raudal de elocuente conviccion: ¡Cuánto el silencio tuyo, cuánto vale Mas que toda la humana erudicion!

No hay en tus ojos luz, y refulgente Luz, dan á mi orgullosa oscuridad, Y en las tinieblas hondas de mi mente Alumbran la asombrosa eternidad!

#### EL SEPULTURERO.

¿Qué pides á ese resto blanquecino, Mudo sarcasmo del orgullo humano? ¿Inquieres de su vida el hondo arcano? — ¡Amar y padecer sué su destino!

1861.

### EL ENVIDIOSO.

El és — miradle: trémulo, amarillo, El aciago semblante encapotado, Cavernoso el mirar, torvo, sin brillo, Mordiéndose el vil labio, amoratado.

Sonriéle el placer y no lo siente:
El hado le arrulló desde la cuna —
— No importa: su mal improbo, latente,
Eterno, es de los otros la fortuna.

¿No bastan á tu sed tantas coronas A sus dueños legitimos robadas? ¿Aún mas glorias y palmas ambicionas Cuando te agobian ya las usurpadas?

Osado violador, te engalanaste Con agenas virtudes y proëzas; El esqueleto horrible disfrazaste Bajo un manto de honores y grandezas.

¿ A una altura subiste á dó ni en sueño Pudiste imaginar, y aún raudo sigues?

—¿ No vés que al fin del temerario empeño Tu propia afrenta y destruccion persigues?

Tus dotes raras preconiza el mundo, Tus víctimas ocultan su despecho; Valiente, sabio, noble sin segundo Te llaman — ¿y aún no vives satisfecho?

A cada ageno triunfo, conseguido A fuerza de valor ó de talento, ¿No ves que el rostro austero y afligido, De tu vil corazon dice el tormento?

La dicha agena es, para tí, menguado, Continua, insoportable pesadilla; Roba el sueño á tu cuerpo fatigado Y el color á tu cárdena mejilla: ¿Y osas vivir — y osas pensar, villano, Y el aire respirar que yo respiro; Y osas tenderme la traidora mano Que tinta en fango emponzoñado miro?

¡ A mí, que lloro con el ¡ ay! doliente Bel acuitado, y con su dicha río; A mí, que nunca supe ser valiente Sino cuando era el riesgo solo mio!

¡Atrás!—Monstruo feroz con rostro humano, De ponzoña y de fango vil compuesto, ¿Porqué me tiendes la asquerosa mano? — ¡Desprecio tu furor — tu amor detesto!

¡ Afrenta viva de la raza humana, Niega al mundo esa faz envilecida, O brazo á la justicia soberana, Dá fin tú mismo á tu ominosa vida!

Mas ¿qué digo? — Piedad, piedad profunda Cristiana compasion solo me inspiras; Esa lucha tenaz solo es fecunda En desprecio y dolor y amargas iras.

— El entusiasmo férvido — la santa Admiración — la célica ternura; Todo lo que depura ó que levanta El sér humano á la divina altura,

Eco no encuentra en él — para él no existe El mundo espiritual ni el sentimiento; De sí mismo verdugo, arrastra el triste Una vida de horror y de tormento.

Que amargo fruto de su afan constante En la tenaz cuanto impotente lidia, Rasga su corazon, crudo, incesante El dardo emponzoñado de la envidia.

1861.

### EN LA MUERTE DE M. U.

« Muere jóven aquel que al cielo es caro. » MERLANDRO.

Angel de amores, cándido, Que de la eterna altura, Viniste aquesta oscura Mansion á iluminar; Dulce alma, bendecida, Que á la terrena vida, Bajaste del empíreo A padecer y á amar:

3

3

.

t

Ĺ

,

í

' š

÷

ß

ì

1

ć

Ī

¿ Porqué llorar tu rápida Ausencia de este suelo, Si ya en el alto cielo Alabas al Señor: Y en el celeste coro, Libre de susto y lloro, Alzas un dulce cántico Al sempiterno amor?

Como la flor, efimera, Viviste una mañana — Rosa de amor temprana, Tu caliz se agostó; Pero al ambiente puro Del perennal seguro, En el Eden seráfico La flor reverdeció.

Reverdeció, y espléndida Mil veces mas que ahora, Se anima y se colora Al rayo de Jehováh: Y mientras que lloramos Aquí, los que la amamos, Ella, de amargas lágrimas Libre por siempre está.

Libre de tanto azar y tanto duelo, Y del rudo anhelar y la agonía, Compañeros del alma aquí en el suelo Desde el primero al postrimero dia.

Libre su jóven alma, generosa, De la caduca, terrenal flaqueza, Voló feliz á la mansion gloriosa A recobrar su pristina grandeza.

Vivió en la tierra un rápido momento Como todo lo que es hermoso y santo; Que en la negra mansion del sufrimiento Brevísimo es el bien — eterno el llanto.

Crysálida inmortal, tendió las alas Y huyó del triste reino del dolor, Y habita ahora en las eternas salas Donde arde vivo el sempiterno amor. ¡ Ay de nosotros que en la huesa fria Que encierra su cadáver, sepultamos Tanto amor y esperanza y alegría Con el sér juvenil que tanto amamos!

Octubre 1858.

### AMÉRICA.

Verde, feraz América, region encantadora Que del Eden perdido recuerdas la quietud; Del Universo ossis donde la dicha mora En campos revestidos de eterna juventud:

¡O mundo, en un deliquio del Sumo amor [creado, Encarnacion sublime de un sueño encanta[dor, — ¿Porqué mis tristes ojos te ven ensangren[tado, Verdugo de tí mismo por un funesto error?

¿Quién al mirarte, América, tan jóven, tan (lozana, No siente el alma presa de inmenso amor (por tí? ¿Quién sospechar pudiera que rasgues, in[humana, Tú propia el propio seno con loco frenesí?

Tus rápidas corrientes que en límpidos rau-[dales Arrastran mares dulces hasta el salado mar; Tus fértiles campiñas, tus montes colosales Que ocultan en las nubes su frente secular;

Tus cúspides inmensas, tus lóbregos abis-[mos Dó brotan fuego y agua con hórrido fragor, Titánicos abortos de horrendos cataclismos Que enviaron a tu seno las iras del Señor;

Los ámbitos profundos y cóncavas entrañas Que encierran mares igneos, dó en vasta [profusion Metales mil se funden y piedras mil estrañas Que al hombre poderío y á par peligro son:

Todo es en tí gigante. — La mano omnipo-(tente Cuando en el hondo caos te dió figura y sér, Parece que intentara grabar sobre tu frente En signos mas tangibles su amer y su poder.

Y, empero, en cuanto alumbra el sol y el mundo abarca, Dó brille una vislumbre siquiera de razon Sobre la humana estirpe, no encuentro otra comarca

Dó reine tan tremenda ni tal desolacion!

¿ Qué vértigo, habitantes de ese jardin del mundo, Que gérmen misterioso, qué espíritu fatal, Convierte el verde suelo tan rico y tan fecundo En lúgubre dominio del Principe del mal?

¿Qué crimenes expias, region desventurada, En el martirio horrendo ya semi-secular? ¿Porqué tus propios hijos, con furia des-[piadada Van en la sangre propia sus iras á cebar?

Duro aunque justo el cielo, misera madre,
[hoy dia
El brazo de tus hijos en su venganza
[armó.
— ¿No fuiste un tiempo rea tambien de
[apostasía
Contra la noble madre que vida y sér te
[dió?

Hollásteis vuestro origen — befásteis vuestra
[raza,
Como el primer apóstol, negásteis vuestra
[fé,
Y como á aquel su crimen, el vuestro os
[despedaza,
Que si el delito grande — mayor la pena
[fué.

- ¡Oid! - Tras tanto duelo, con dulce vos
[sonora,
La tierna madre os dice: - «¡Amar es
[perdonar!»
- ¡Corred, volad, hermanos, la huella acu[sadora
Del heredado crimen, amantes á borrar!

No quiere, no, la España, pedir á ese he-[misferio Los reinos que fundaron su genio y su va-[lor.

¡Cobrar tan solo ansia de aquel su antiguo [imperio, Los fueros de la sangre — los lazos del [amor!

No un ciego orgullo os ate, no un falso ho[nor os ciegue,
No os obstinela impios en vuestro error
[mortal;
¡Feliz de entre vosotros el que primero
[llegue
Al amoroso abrazo del seno maternal!

### A MIS AMIGAS DE CARACAS.

Desde este angustiado puerto Que el mar furibundo azota. Que tantos vientos combaten, Que tantos montes ahogan, Que tantos buques asedian, Que tanta amenaza agobia, Que tanto extrangero habita, Que tanto propio abandona; Y dó, sinembargo, viven, Piensan, padecen y gozan Tantas vilisimas almas Y una que otra generosa; Vuestro malandante amigo Cuyo corazon destrozan Mil presentes desengaños Y mil futuras zozobras, A quien su pata persigue, A quien el calor sofoca, Y á quien el alma desgarran Ingratitudes tan hondas: No puede dejar que pasen Mas que las pasadas horas, Sin daros noticias suyas Aunque fueren dolorosas.

He visto á pocos amigos,
Mis amistades son pocas;
Que el que cual yo, mucho quiere,
Quiere á muy pocas personas.
Veré á muy pocos discretos
Y á infinita gente tonta,
Y esto el Espiritu santo
Lo dijo en no sé qué historia.
Pero á pesar de pesares,
Hoy mis penas aminorá
El que ya ví, aunque de lejos,
Balanceandose en las ondas,
En el mástil de una nave

La noble enseña española;
Y adiviné, sin mirarias,
Pues no fué á distancia corta,
Aquellas inclitas armas
De la hispánica corona,
Donde alternadas compiten
De Aragon las barras rojas,
Las lises de oro de Francia,
El Aguila imperatoria
Y los leones y castillos
Timbres de mas altas glorias;
Pues con ellos, nuestros padres
En lid larga, aterradora,
Al pié de la cruz pusieron
La falsa fé de Mahoma!

II.

Ci

O.

Mañana, si es que los cielos Mi duice esperanza otorgan, En un bote empavesado Con fajas gualdas y rojas Iré à la mansion flotante De mis nobles compatriotas; Y no es del todo imposible Que equellos bravos me acojan Con jubilosas descargas, De mi cargo oficial honra; Pero aunque fueran celestes Los victores y las loas, No temais que un solo punto Se borren de mi memoria Las que pasé á vuestro lado Gratas, dulcisimas horas. Ni los olvidos de Petra, Ni los robos de Eleonora, Ni señas de Teresita, Ni picardías de Concha, Ni las gracias de Isabela, Ni la seriodad de Lola, Ni la bondad de María, Ni la dulzura de Antonia, Ni de Anita el rostro caro, Ni á ninguna de vosotras!

Que así en este triste puerto
Que el mar furibundo azota,
Que tantos vientos combaten
Y cerros tantos ahogan,
Como en Madrid ó en Caracas,
O donde quiera que ponga
El cielo, el fin ó el proceso
De mis amargas congojas;
Vuestro malandante amigo
Tendrá siempre en lá inemoria
Y el corazon, lás pasadas,
Gratas, dulcísimas horas.

La Guaira, mayo de 1858.

### A A. . . . .

Niña, la de dulces ojos, La de los rubios cabellos, La de la blanda sonrisa, La de semblante modesto;

La que ejerce, sin notario En los hidalgos afectos Que agitan los corazones El mas absoluto imperio;

Cuyo rostro, aquí en el alma Grabó con buril eterno Aquel, de quien son vasallos Tierras y mares y cielos:

¿Porqué, si propictos hados Tan altos mereccimientos Te otorgaron, desconsías De mi cariño sincero?

¿Será, por suerte, que ingrata, Tomas un falso pretesto Para declararte libre Aún del agradecimiento?

Mas no, que en tu alma no caben Esos fingidos recelos. Tú dudas, porque te han dicho Que hay poca fé en estos tiempos;

Dudas, porque aún de la vida En los albores primeros, Ya has visto acaso traiciones A sagrados juramentos!

Duda, sí: que los humanos Son engañosos y arteros; Duda de todo en el mundo, Mas no de mi firme afecto.

Antes torcerán los rios Su curso del mar soberbio A las elevadas cumbres Donde su origen tuvieron;

Antes brotarán las flores En los líbicos deslertos Y abrasará el sol los campos Allá en los árticos hielos; Y aborecerán las madres Los de su amor hijos tiernos, Y guardarán fé los hombres, Siendo de fé tan agenos;

Que en mi corazon sencillo, Que en el altar de mi pecho, Dejes de ser, niña hermosa, De un férvido culto objeto.

Porque tu rostro en el alma Grabó con buril eterno El Creador soberano De tierra y mares y cielos.

Niña, la de dulces ojos, La de los áureos cabellos, La de la blanda sonrisa, La del semblante modesto:

¿Cómo has de temer que nunca Sufra mudanza en mi pecho El entrañable cariño Que en estos líneas te ofrezco;

Si ejerces, sin sospecharlo, En los sublimes afectos Que abrasan los corazones El mas absoluto imperio?

1858.

Memorial que hace el autor á los políticos y escritores de su tiempo (habla con los 99 centésimos), para hacerse con algunos amigos. — Publicóse en el periódico « El Parlamento », de 11 de julio de 1856.

#### EPISTOLA.

AL ESMO. SEÑOR DUQUE DE RIVAS.

Ilustre procer de la tierra hispana, Aun mas que por tus inclitos mayores, Ilustre por tu vena soberana;

Tú, que entre los hispanos escritores Gozas de fama justa y merecida, A pesar de envidiosos detractores:

Escucha por mi voz enronquecida Los tristes ayes que del alma brotan Al rudo padecer de tanta herida — Hondas heridas que el ingenio embotan Que me dieron, tal vez, propicios hados, Y mi cristiano sufrimiento agotan.

— ¡O dulces tiempos, por mi mal pasados, Tan ricos de esperanzas é ilusiones, Tan pobres de vigilias y cuidados!

Pasaron, cual efímeras visiones Aquellas misteriosas alegrías, Vaga revelacion de las pasiones;

Y vinieron los sustos y agonias Y traiciones y pérsidos engaños, ¡Y, siglos fueron los eternos dias, Si antes minutos los veloces años!

— No puedo ¡ ay! modular tonos mejores Cuando al pulsar las cuerdas de mi lira Recuerdo mi infortunio y mis errores;

Tiemblan la mano y corazon de ira, Y en vez del númen del amor sùave El genio del furor solo me inspira.

Y es vano, que dejando el tono grave Quiera abrazar la musa juguetona, Mi voz tan solo maldecir ya sabe.

Y no pudiera el hijo de Latona Ni juntas las divinas nueve hermanas, Curar el mal que mi dolor pregona.

— Viles furias, euménides tiranas Que arde la envidia y la calumnia enhiesta, Son las que fueron musas castellanas.

De elogios-mutuos sociedad funesta Que á la turba de cándidos lectores Con necios panegíricos infesta.

¡Oh!—¡Qué de ditirambicos loores Se prodigan con barbara osadía Miriadas de estúpidos factores!

Reniego de la dulce poësia, Y no quiero subir hasta el Parnaso, Si he de estar en tan mala compañía.

Cabalgue á rienda suelta en el Pegaso Esa torpe falange, — á su renombre Prefiero las angustias que ahora paso.

¡O tú, de quien heredo el claro nombre, Beato, pues dejaste aquesta tierra Sin ver tan vil degradacion del hombre! De cruda, impía, asoladora guerra, Es hoy objeto triste en todo estado El que en su honor y dignidad se encierra.

Siglo décimonono, celebrado Por tanto verso en forma de factura, Raquítico embrion de algun menguado:

Siglo de hipocresía é impostura, En el cual son venal mercaduría Virtud, poder, talento y hermosura.

¡O siglo de la farsa, edad impía De la electricidad, tremenda cosa, Y de la fuerza del vapor bravía!

¿Cómo ocultar podrás, era famosa, La lepra de los vicios, infamante De tu generacion archi-tramposa?

Miro en torno de mí: — siempre delante, Só el férreo yugo la virtud sencilla, Premiado el vicio y el error triunfante!

Mas causárate, ó Duque, maravilla, Si, dejadas las letras, no tratara De otra mayor y mas fatal polilla.

Quiero hablar de otra cosa que es mas cara Porque cuesta al Estado mas dinero Y en bastardías és aun menos rara.

Nacional, fecundísimo venero, Que, del civil pudor las vallas rotas, Esplotan en tumulto vocinglero,

Turbas de benemeritos patriotas A cuya vista avergonzados cejan Los inclitos del Tibre y del Eurotas.

La vergüenza y dolor tanto me aquejan Al memorar el patrio vilipendio, Que ni llorar en libertad me dejan.

¡Héroes mil que aquilata el estipendio, Apóstoles que asientan su doctrina Sobre el robo, el estupro y el incendio!

Famélica cohorte, archi-canina, Que las maternas visceras devora I á sus propios hermanos asesina!

¡Y una mano cobarde, imprevisora. Falsos Horacios, — fementidos Mucios Os mima y os empléa y condecora!! ¡ Washingtons, Cincinatos y Confucios, Vuestro cívico mérito consiste En la enredada barba y los piés sucios!

— Tú, divino Señor, lo permitiste, Castigo á lo presente ó lo pasado — ¡ Cuán ridículo cuadro y cuánto triste!

Con el que dejo, apenas bosquejado Por mas turbada mano que inesperta, Tal vez dar punto aqui fuera acertado;

Que basta y sobra, como voz de alerta A la ignorancia ó sencillez, y el sabio No há menester de tan angosta puerta.

Mas si callara mi atrevido labio El punto capital del panorama, Fuera injusticia y maniflesto agravio.

Hablo de aquella institucion que inflama El intelecto escaso y el profundo Y que prensa política hoy se llama.

De todo bien y mal árbol fecundo, Vedado en el principio al primer hombre, Por aquel Sea, regulador del mundo.

¡O invento, digno de inmortal renombre, Sublime inspiracion, casi divina, Ante la cual no habrá quien no se asombre!

¡ Cuánta cobarde y vil y clandestina Perversidad, desparces por do quiera Disfrazada de altisima doctrina!

No estraña es, pues, mi indignacion sincera.
; Vírgen, yo te bendije, inmaculada!
; Yo te maldigo, impúdica ramera!

Mas ¿qué mucho que así precipitada A tu final descrédito camines? Antes vestal — bacante hoy desgreñada,

Complice de frenéticos malsines, El escándalo, el vicio y la impostura Son los objetos de tu amor rumes.

Fuente antes de saber, hoy de locura, Luz antes — hoy abrasadora téa — ¡Jamás ningun poder de tanta altura Cayó, ni sucumbió en tan vil peléa!

No puedo continuar en la enojosa Que me impuse, aridisima taréa; Mas que difícil, imposible cosa, Juzgo de tanta farsa y villanía Analizar la mole ponderosa.

[dia?
— ¿ Qué encuentra por dó quier el probo hoy
— Leyes, costumbres, santas tradiciones
Holladas en estúpida porfía.

Culto dán, hombres, pueblos y naciones Solo al propio interés; vil egoïsmo Ley es de sus estrechos corazones.

Valor, abnegacion y patriotismo, Toda virtud es hoy un nombre vano Si no refluye en bien del héroe mismo!

- Pero; cuán necio soy! Sudo y me afano
  Por inculcar virtudes y deberes
  A un siglo fariséo y publicano.
- ¿Predicas heroísmo á mercaderes? ¿Ilablas de filosoficas virtudes Al sectario sensual de los placeres?
- El premio que tendrás, por mas que sudes, Serán odios, venganzas y rencores Y el escarnio de torpes multitudes.

Mas ¿qué importan miserias y dolores? Naciste á combatir — audaz fulmina Cobardías y crimenes y errores.

Latente el grano está; pero germina, Y á pesar de estravios y maldades, A su alto fin la humanidad camina.

Y desiertos habrá donde hoy ciudades Tal vez, cuando florezca, esplendoroso El bien, á las futuras sociedades.

Y entonce, el árbol del saber, frondoso, Al hombre ofrecerá fruto fecundo Y el sol habrá lucido, venturoso De amor y paz y libertad al mundo!

# A RUEGO DE UN CADETE DEL COLEGIO GENERAL MILITAR,

Enamorado de una señorita de mas edad que él.

#### ROMANCE.

A vos la linda zagala, A vos, la hermosa doncella, Por quien llora el alma mia El duro mal de la ausencia: A vos que seis la esperanza Que vivifica y consuela, Al huérfano triste y solo De la vida en la palestra:

Estos afectos del alma Que os reconece por reina, En tosco papel escribo Y con mal formadas letras.

No en ellos los dulces ojos Dó amor sus rayos concentra, Hallarán conceptos altos Ni generosas idéas;

Que no son los nobles triunfos De mi flaca inesperiencia; Y una alma jóven, sencilla, A sentir tan solo acierta.

Y tan bien siente, y tal arde En la llama en que se quema, Que aún á talentos mayores Fuera muy poco una lengua.

¡Pueda Dios, señora mia, Derramar á manos llenas Sobre vos tantas virtudes Y venturas tan completas,

Que el mundo diga al miraros: « Viven sublimes, perfectas,

« En un sugeto adunadas,

« Virtud y dicha y belleza! »

Y vos, si á tanto alcanzaren Estas humildes sentencias, De enmedio á tantas venturas, Una mirada siquiera,

Y un recuerdo cariñoso Consagrad á un alma tierna, Que decir tan mal lo sabe; Pero que ama tan de veras.

### A E. A. DE R.

En motivo de haber pedido al autor unos versos para su album. — 1860.

Cuando en ronca voz de guerra Truena incesante el clarin Del une al otro cenfin De esta desgraciada tierra;

Cuando en sus odios insanos, Fé y esperanza perdidas, Juegan á un dado sus vidas Los bravos venezolanos;

Cuando en sus valles rientes Y en sus bosques y plantios, Enturbian sus claros rios De sangre rojos torrentes;

Cuando en vez de gayas flores Y de embalsamados frutos, Viste el suelo negros lutos En señal de sus delores:

¿Cómo hallar una cancion A celebrar tu hermosura, Si en piélagos de amargura Se aniega mi corazon?

¿ Cómo, la placida calma Hallar de mi antigua lira, Cuando tanto horror inspira Tan tristes ayes al alma?

No exijas, pues, hoy de mi Cantos alegres, Elina, Ante la fatal ruina De la tierra en que nací.

Que fuera en vez de valor, Obra de un pecho insensible, Viendo el remedio imposible A tan inmenso dolor.

No assige tal desconsuelo Solo á mi alma dolorida; Tambien se siente esta herida Allá en nuestro heróico suelo.

Que nuestra adorada España, Aunque hoy añada á su historia Tantas páginas de gloria Con su última y noble hazaña.

¿Cómo, con enjutos ojos Ha de ver la infausta guerra Que reduce hoy esta tierra A tan miseros despojos?

Húmedos y en ella fijos,
Tanto infortunio deplora —

; Es una madre que llera
Los dolores de sus hijos!

No esperes, pues, hoy de mi Ni un acento de alegria. ¡Mirando estoy la agonía De la tierra en que naci!

Si solo llanto y gemidos Y tristes ayes quisieras, Aunque no me lo pidieras Fueran tus votos cumplidos;

Que cantos de muerte son Lo que cumple á un desdichado Que en el pecho lacerado Siente roto el corazon l

### EN LA MUERTE DE Y. U.

Versos á sus hijas.

Era un alma sensible y generosa Que en un dia de amor, A ser madre feliz y tierna esposa Envió al mundo el Señor.

Y de afectos suavísimos cercada Pasó su juventud, De las flores espléndidas ornada De amor y de virtud.

Y á otra alma unió los fuegos de su alma, Ignara del dolor, Y planta pasó á ser, en dulce calma La que antes era flor.

Planta fecunda que de hermosas flores El cielo coronó, Y de puros, vivísimos amores Su existencia cercó.

¿Quien no pensara al ver aquella vida Tan serena y gentil, Que fuera así del cielo conducida Al límite senil?

Mas rugió en torno suyo el torbellimo Con túrbido furor, Y en la mitad fijó de su camino Un término al amor.

Tronchó la planta con violencia impía Sin ver su esplendidez, Y en vez dejó de amor y de alegría Horfandad y viudez.

¡Ay! de las verdes ramas, arrancadas
Del recio vendabal!
¡Ay! de las tiernas flores, separadas
Del tallo maternal!

En medio á este desierto de la vida, ¿Quién verá su dolor? Si ruge la borrasca embravecida, ¿Quién les dará favor?

¿Quién?—; Aquel, cuyo cetro soberano Dicta en la eternidad, Carrera al microscópico gusano, Ley á la inmensidad!

El sempiterno Sér, cuya mirada
En lo infinito ve,
La torre hasta las nubes ensalzada
Y la arista del viento arrebatada
Que rueda ante su pié.

El padre universal, cuya clemencia Mesura á nuestro pecho la alegría Y á nuestra alma el dolor. Humillémonos, pues, á su sentencia De gozo ó de agonía, Con gratitud y amor.

1858.

#### A D. C.

Con motivo de baber enviado al autor una relojera con los colores de España.

> Cuando á hacer esos tejidos, Linda Dolores, te pones, ¿ Quieres cojer corazones Que están á tus plés rendidos?

LA qué darte los enojos De aquesas redes sutiles, Si prendes almas á miles En las redes de tus ojos?

Estar bien segura puedes, Júrolo á fé de quien soy, De que antes de esa red de hoy Estaba preso en tus redes. Porque es red de misterioso Poder que el alma encadena, Que viva un alma tan buena Bajo un rostro tan hermoso.

Empero, yo agradecido A tu recuerdo preciado, Me declaro encadenado Si antes estaba rendido.

De mi patria los colores Veo en tu precioso don; De hoy mas, en mi corazon Serán los tuyos, Dolores.

Y aunque me parta de aqui, Ni el tiempo ni la distancia Enfermarán la constancia De mi cariño por ti.

1859.

### A E. R.

QUE ME PIDIÓ VERSOS.

A ti, donosa zagala, La de los ojos azules, La de las blondas guedejas, La de palabras tan dulces; La que si mira enamora Y si sonrie, confunde El alma en inmenso piélago De amorosas inquietudes: - ¿Porqué me pides que rompa El silencio que me cumple, Y haga público un secreto Que hasta hoy tan guardado tuve? Eres cruel, pues me mandas Que mi flaqueza divulgue, Esponiéndome al ludibrio De ignorantes multitudes.

Solo verán que mis sienes
A duras penas encubren,
Mezcla de ébano y de plata
Pocos, cenicientos bucies,
Mientras tu frente bruñida
En grato martirio sufre
De su juvenil corona
La dorada pesadumbre;
Y no que amor es eterno,
Y que su fuego se nutre
Así en las verdes campiñas
Como en las nevadas cumbres;
Y que su llama celeste

Mas vida y calor infunde,
Que en alboradas de mayo,
En frias tardes de octubre
Tú misma, hermosa zagala,
De tus piadosas virtudes
A despecho, acaso, acaso
De mis congojas te burles.
Mas la razon y esperiencia
Vano será que acumulen
Sobre los ciertos escarnios,
Probables ingratitudes;
Yo, en mi amoroso delirio
Sigo firme como un yunque,
Y nada será bastante
A hacer que mi afecto mude.

Si sabes, linda zagala,

La de los ojos azules,

La de las áureas guedejas,

La de palabras tan dulces,

Que el almo amor es eterno

Y que su fuego se nutre

Así en las amenos valles

Como en las nevadas cumbres;

Resignate á ser amada...

Mas | qué!— | Adusta el ceño frunces?

— Desden y cólera fueran

Tan ingratos como inútiles.

Cortas son mis esperanzas,
Corta dicha siempre tuve.
No espero que mi amor pagues
Ni pido que lo disculpes;
Que si, para mi pasaron
De amor los raros perfumes,
Yo en adorarte no ofendo
Ni de tu rostro las luces,
Ni nuestras antiguas leyes,
Ni nuestras rancias costumbres,
Ni la pura y limpia fama
De tus abuelos ilustres.

### LAS DOS HERMANAS.

En uno de los estremos
De la corte castellana,
Hay, con moderno vestido
Un solar de antigua raza.
Mil artísticas bellezas
Lo decoran y lo ensalzan,
Y las vastas dimensiones
De sus opulentas salas
Son una viva protesta

Contra la pompa de farsa
De los palacios que hoy dia
Mesquino lujo levanta.
Pero la mas rica joya
Que encierra el antiguo alcázar
Entre sus nobles grandezas,
Es la jóven castellana.

Nació en las verdes orillas Que amoroso el Betis baña, Donde luce el sol mas vivo Y mas ardiente es el alma; Donde el pechero es poeta Como el que es de sangre hidalga, Y poéticos los montes, Y poéticas las aguas; Y donde de amor suspiran Hombres y brutos y plantas, Y las arenas del rio Y las vespertinas auras. - Trajóla Dios à Castilla A ser de su corte gala, Y envidia de las pequeñas Y amor de las nobles almas; Y á hacer la dicha de un hombre Noble de pecho y de raza, A quien solo el amor suyo A ser feliz le faltaba; Pero en tan alto destino, De tantos goces cercada, A veces tiembla en sus ojos Y se desprende una lágrima.

¿Cual és el dolor secreto Que anubla así dicha tanta? — Un dulce y triste recuerdo De las horas de su infancia, Y de los tibios ambientes De las béticas comarcas....

De la mansion altanera Desarróllanse á la espaida, Regios pensiles que eclipsan Los Cármenes de Granada. Fuentes de rara hermosura Y laberintos y estatuas, Y plantas de estraños climas Y arbustos y flores raras, Hacen del vasto recinto Una mansion encantada; Pero entre arbustos y siores, Arboles fuentes y plantas, Sin rival se alza orguliosa Una palmera africana. Tambien la trajo su suerte Desde las líbicas playas

A ser encanto y asombro De las tierras castellanas: Y tambien, en su grandeza, Inclina acaso sus ramas Cuando de la ardiente Libia Dulce el recuerdo la asalta. Y cuando anima la luna Con su tibia luz de plata El laberinto confuso De la capital de España; En medio al grato silencio, Desde su jardin la palma, Y la hechicera hermosura Desde su altiva ventana. Tiernamente se contemplan Se comprenden y se aman, Y dulces besos se envian Que amigas llevan las auras.

1861.

### A LA C. DEL M.

En la muerte de la D. de A.

Era una flor, espléndida aureola
De su tronco ducal;
Hechicera y gentil como española
Y noble como tal.

Y en hermosura tanta y tal nobleza Y tanta perfeccion, Era el timbre mayor de su grandeza Su noble corazon.

Y la planta feliz que al patrio suelo Dió aquesta y otra flor, A entrambas consagró con firme anhelo Su maternal amor.

Pero alentó en revuelto torbellino Un recio vendabal, Y desgajó una flor en su camino Al seno maternal.

Mas no la ajó — llevóla á otra comarca Que habita un pueblo rey, Y al lado la sentó de un gran monarc:, Quien recibió su ley.

Y consoló á la planta en su abandono, El ver su flor réal Ciñendo altiva en estrangero trono La diadema imperial. Y el ver, ya regia planta florecida A la restante flor, Ostentar su hermosura só la egida De su materno amor.

Pero ; ay! — Era aún inmensa tal ventura En la vida mortal, Y del dolor supremo y la amargura Sonó la hora fatal.

¡La noble planta por el rayo herida Inclinó la cenviz Y solo á padecer quedóle vida A la madre infeliz!

Y en vano, tierna, del escelso trono Envía la otra flor, A la infelice madre en su abandono Mil pruebas de su amor;

Y en vano la dejó pompa y grandeza La suma Potestad; Malgrado á su cristiana fortaleza Deplora su horfandad.

Y dia y noche su plegaria al cielo
Eleva con fervor,
Y espera y halla solo algun consuelo
En el divino amor.
1860.

#### A MIS AMIGAS DE CARACAS.

Desde este puerto Irjano Tan infeliz cuanto hermoso, Presa de un duro bloquéo, Victima de un terremoto: Donde gime vuestro amigo Desgraciado, triste y solo, Aguí en Guavaguil el cuerpo Y el alma allá en el remoto Confin, donde puros brillan Vuestros dulcisimos rostros; No estrañareis que se exhalen De mi pecho en ayes roncos Los recuerdos de otros dias Tan breves como dichosos: Dias que en el vermo campo De mi vida, ven mis ojos, Como aromosos pensiles Entre arenales y escombres.

¡O queridas remembranzas
De aquel tiempo venturoso!
¡O memoria larga y cruda
De un bien que fué transitorio!
¡Cuándo volverán ¡ ay triste!
Tras este tiempo afanoso,
El trato fácil y ameno,
Los intimos desahogos
Que en ese circulo caro
Gosó mi espiritu ansioso!

Z

Aquí en soledad constante, El luto y miseria entorno, De estos dos pueblos hermanos Miro los túrbidos odios: Y en vano canso el esfuerzo De mi entendimiento absorto, Y lucho en vano y relucho, Y entre sus tras opongo De la compasion de España El ante-mural piadoso; Que ni mi intento consigo, Y apénas si calmar logro El hambre y la sed que reinan En todos estos contornos Mientras mi noble bandera Acaso á ultrages espongo.

No estrañels, pues, que se exhalen
De mi pecho en ayes roncos,
Los adorados recuerdos
De aquellos dias dichosos,
Si aquí mi cuerpo agoniza
Y el alma está en el remoto
Confin, donde brillan puros
Vuestros dulcísimos rostros.

Mayo 1859.

A. D. H. (NIÑA).

Tienes, niña, en esa cara Tanta gracia y donosura, Y un alma tan tierna y pura, Que por mirarla, arriesgara Hasta mi eterna ventura.

Hay en tu dulce mirada
Un encanto indefinible.
¿Es la promesa adorada
De una dicha siempre ansiada
Y siempre al hombre imposible?

¿Es su halago seductor Revelacion dei placer Que guarda un mundo mejor, Al que vino á padecer A este mundo engañador?

¿Es acaso tu beldad Un recuerdo vaporoso De otra mas feliz edad, O presagio venturoso De nuestra inmortalidad?

No sé; — mas mi corazon Que olvida duelos y errores Al ver tu linda vision, Dice en su tierna emocion: ¡Dios te bendiga, Dolores!

¡Oh! — Tres veces venturosa La madre que al mundo dió Prenda de amor tan hermosa, Y la tierra generosa Que entre sus hijas la vió!

¡Mil veces dichoso el dia En que llegué á contemplar La pureza y gallardía De la que tornó á alentar La muerta esperanza mia

Si camina, el talle leve Mas que el plátano flexible, Oscila sobre el pié breve, Cual la flor cuando la mueve El cefirillo apacible.

Si rie, esencias derrama Y el ambiente se perfuma, Y dá el sol mas viva llama, Y ausente el mai que la abruma El alma en amor se inflama.

Si... Mas ¿á qué continuar Un cuadro tan seductor? ¡Ay Dolores! — ¡Qué dolor Me estás haciendo pasar Con tan injusto rigor!

1857.

### · LA MUERTE.

Ov of the prinoutry, drestyfaxes vecs.

MENANDRO.

Impasible y adusta soberana
Del orguilo mortal niveladora,
Todo lo que alentó la mano suma
Del eterno Hacedor, en aquel dia
En que ordenó á la luz salir del caos
Está sugeto á tu poder terrible.
Desde los vastos mundos que se mueven
En el espacio inmenso del vacío,
Hasta esos microscópicos insectos
Que nunca vieron los humanos ojos,
Y á cuya rapidísima existencia
No hay en el tiempo espacio ni medida...

Porqué, ó muerte, á tu nombre tiembla el — Unico ofreces, inviolable asilo [mundo? A la virtud, al llanto, á la indigencia. Jamás negaste el maternal regazo Al alma de luchar enflaquecida. Porqué tu imágen al mortal asusta? — No destruye tu mano: — regenera.

En cuanto sér el Universo abarca, Escelso ó vil, espíritu ó materia, La muerte es el principio de la vida.

Yo siento en mí un impulso poderoso Que á tí me llama: el pensamiento mio En tu idea se espacia con deleite, Y el corazon finisimo te adora. Y cuando solo, en la callada noche En torno á mí se arrastran soñolientas Las tardas horas, por do quier tu imágen Me asalta con gratisima porfia. ¿Qué es esta vida porque tanto afana Insensato el mortal? — Ardua palestra, Dó inmensos son el riesgo y la fatiga Y el galardon mezquino y deleznable. Serie de despedidas dolorosas, Manantial de temores y de sustos, De pérdidas registro siempre abierto. Arida senda de espinosas zarzas Sembrada, dó en levísimos girones Van la esperanza y fé y amor quedando, Aqui en ingratitud — alli en traiciones, Y mas allá en amadas sepulturas. - ; O muerte pia, compasiva muerte, Tarde será por presto que á mi vengas;

Tú eres la aurora del eterno dia, Y mejor que llorar es ser llorado!

1856.

### A ROMA.

Primeros versos del autor, escritos una noche de 1845 en el anfiteatro Flavio, llamado vulgarmente el Golosséo.

The Niobe of nations! — There she stands Childless and crownless in her voiceless wee.....

Byron.

¡Salve, Roma imperial! — ¡Alza la frente Que en otro tiempo ornó fúlgida gloria! No temas que mi lira irreverente Se atreva á profanar tu escelsa historia: Otra mas alta á la futura gente Cantará de tus hechos la memoria; La mia llorará solo contigo Tu infortunio cruel — tu atroz castigo.

¡O matrona infeliz! — Al ver tus penas ¿ Qué corazon no rompe en tierno llanto? ¿ Quién al ver las durísimas cadenas Que tus manos oprimen, tu quebranto, Correr no siente en las hinchadas venas Indignada su sangre, y sacrosanto Fuego de libertad dentro del pecho. Arder de los tiranos á despecho?

¡Cuán débil hoy se vé, cuán abatida
Del orbe la orgullosa soberana!
La que á un acento de su voz temida
La gente vió europea y la africana
De pánico terror sobrecojida
Humillarse á sus plantas!—¡Oh! cuán vana
Del mundo es la grandeza, y del destino,
¡Cuán mudable el favor y cuán mezquino!

Qué sué de las indómitas legiones
Que con potente essuerzo, tremebundo,
Al mando de Camilos y Escipiones,
Leyes dictaron al vencido mundo?
¿Dó tus Brutos están, tus Cicerones,
Tus Cocles y tus Curcios de profundo
Patriotismo y saber? ¿ Dónde tus leyes,
Emperadores, cónsules y reyes?

¿Donde están tus poetas inmortales, Tus Ovidios, Virgilios, tus Horacios, Que poblaban de cantos celestiales De la region del viento los espacios? ¿Dó tus arcos de triunfo, colosales, Tus vastísimas thermas, tus palacios? ¿Dónde la Roma está de Numa el justo, Y la altiva ciudad del grande Augusto?

L

....

-7:

-

75

-

17

: 3

2

C

· \*\*

1

-

2 4

4

¡Ay! — Todo pereció — de allá del Norte Las bárbaras naciones ignoradas, Marchando en espesísima cohorte Sobre tí se arrojaron desbandadas: Dueño y señor de la opulenta corte, Emporio de las artes celebradas, Se entregó fiero el vencedor salvage A muerte y destruccion, ruina y pillage.

Tal suelen, en confuso torbellino
Los turbios aquilones adunarse,
Y el sol oscureciendo matutino
Sobre el frondoso bosque abalanzarse:
Ministros ciegos del poder divino,
Arrancan por igual, al acercarse,
Los robles corpulentos, las encinas,
Las plantas y las fiores purpurinas.

Y convierten en árida llanura
La fértil tierra que la selva umbría
Con balsámico manto de verdura
Del astro abrasador antes cubria:
Se acoje de otra selva en la espesura
El cervato que allí triscar solia
En el herboso márgen de la fuente,
Mirándose en su linfa transparente.

— Detrás de tus antiguos, fuertes muros Antes del universo venerados, Al placer entregábanse seguros Los hijos de tus hijos degradados; Mas del Omnipotente, los oscuros Decretos de los hombres ignorados Quisieron que triunfara en aquel dia Del bárbaro feros la valentía.

Huyen la cruda muerte, presurosos Soldados y cobardes generales, Alaridos lanzando dolorosos; Tal se hundieron los dioses infernales Del Erebo en los antros pavorosos Cuando el hora sonó en que los umbrales Llegó á pisar del Tártaro profundo Lleno de gloria el Salvador del mundo.

Mas del horrendo estrago tú saliste, Celeste religion, inmaculada, Y culto y homenages recibiste
De la bárbara gente despiadada:
Y de enmedio al informe resto, triste,
De la ciudad altiva, profanada,
Cual faro de salud, surgió divino
El signo vencedor de Constantino.

Cual suele la simiente arrebatada
Del revuelto turbion al bosque umbrío,
Por la region vacía transportada
En la márgen caér de undoso rio;
Y allí, por la humedad fecundizada,
Germinar á despecho del estío,
Primero siendo arbusto, luego planta,
Arbol despues que al cielo se levanta:

Tal la cristiana fé, pobre, sencilla, En un rincon nació de la Judéa, Mas, presto, ¡incomprensible maravilla! Brilló en el orbe como inmensa tea: La sangre del cordero sin mancilla Que feroz derramó la gente hebrea, El fértil riego fué que en un instante De átomo que nació la hizo gigante.

Tú sucumbiste, al fin, ciudad profana, De Caracalas sierva y de Nerones, De Cómodos lasciva cortesana, Mas tu ignominia fué que tus blasones: Sobre las ruinas de la fé pagana, Mayor del que fundaron tus legiones, Otro imperio se alzó mas duradero, Mas firme y respetado que el primero.

Imperio que nació dó los humanos
Imperios se anonadan. — La pobreza
Fué su primera ley, sus soberanos
En la humildad fundaron su grandeza:
Los indómitos pueblos, los tiranos,
A sus piés deponiendo la fiereza
De los altivos pechos, homenage
Prestáronle de humilde vasallage.

Benignísimo imperio, cuya lumbre Estendieron sus claros adalides, Predicando la paz y mansedumbre, Sin negra usurpacion ni crudas lides: Armados con la cruz que allá en la cumbre Del Gólgotha brilló, nuevos Alcides, Contrastaron de frente al paganismo Hasta lanzarle en el profundo abismo.

Tú fuiste, y entre todas, la elegida, ¡O Roma! como antorcha rutilante Que debia guiar á eterna vida A la estraviada humanidad. — Brillante, La faz, Nueva Sion, da tu caida Te alzaste mas hermosa y arrogante, ¡Esclava, al sucumbir, eras pagana, Y al levantarte Reina, eras cristiana!

Testigos de tu antigua prepotencia Quedan en pié obeliscos sobrehumanos, Libros de piedra, dó la humana ciencia Se pierde en oscurisimos arcanos: A los cielos en alta competencia, Se elevan de Antoninos y Trajanos Las eternas columnas, y troféo Aún vive de tu fama el Colosséo.

Descuella, soberano monumento,
De Agrippa el Pantheon esplendoroso,
Y vive el Capitolio dó el talento
Las sienes ciñe del laurel glorioso:
Y de las artes inclito portento,
Vecino al padre Tiber majestoso,
Dó la odiada mansion fué de un tirano,
Inmortal se levanta el Vaticano.

¡ Alza, pues, ó ciudad, la mustia frente,
Torna á ceñirte la imperial corona,
Viste el purpúreo manto, refulgente,
Vuelve el cetro á empuñar, regia matrona!
El universo entero, reverente,
Señora, cual un tiempo, te pregona,
Y solo al resonar tu augusto nombre,
Veloz palpita el corazon del hombre!

### LA ULTIMA ILUSION.

En los primeros años de mi vida Virgen el corazon de amarga pena, Ardiendo en entusiasmo el alma, llena De fé profunda, en sus dorados sueños

La mente envanecida,
Solo campos risueños,
Verdes y amenos prados
De mil fragantes flores esmaltados,
Un cielo siempre asul, radiantes soles,
Murmuradoras fuentes cristalinas
Ver en el porvenir imaginaba -¡Y creïa vivir cuando soñaba!

Mas, descorrido el engañoso velo, Vió la austera razon, duras espinas En derredor de macilentas flores. Aridos campos — salvas sin verdura — Torrentes despeñados

De turbias aguas — enlutado el cielo;

La existencia en dolores

Rica solo y engaños y amargura!

Entonces la inesperta fantasia

A creër se negaba

La realidad que ante sus ojos vía,

Y pensaba soñar cuando vivia!

Empero, en infinita muchedumbre

Los crüeles pesares

Mi pecho laceraron

Y el velo de mis ojos desgarraron.

Só la alta pesadumbre

Incliné la cerviz, antes altiva;

Los dulces patrios lares

Huyendo abandoné, menos esquiva

Creyendo la fortuna

Lejos del aura que miró mi cuna.

Mas; cuánto me engañaba!

¡Cuánto, necio de mí; cuánto soñaba!

En las tinieblas de la noche oscura

De mi infelice vida,
Una, solo una vez, fúlgida estrella
Apareció de célica hermosura.
¡Ay! — Parecióme verla enternecida
A mi amarga querella
Mostrarme en lontananza
El cielo del amor y la esperanza!...
— Mas raudo torbellino

Anubló en su semblante aquel divino

Rayo de compasion, con que alumbraba,
Cuando me sonreia,
La lobreguez de la miseria mia!
¡Oh! — Cruel, muy cruel, fué mi destino.
¡Vivir imaginé cuando soñaba,
Y pensaba soñar cuando vivia!

1845.

### A UN NIÑO.

Niño hermoso que el nacer Viniste al mundo á sufrir, Di : ¿que es el sér y el no ser? ¿A que nacemos ayer Para mañana morir?

¿Porqué adoramos la vida Siendo en dolor tan secunda? ¿Porqué la muerte intimida, Cuando al reposo convida En su oscuridad profunda? ¿Porqué la madre un placer En vez de amargo dolor, Siente, cuando llega á ver Vivo el fruto de su amor, Si vivir es padecer?

Todo en la vida es error, Si bien llego á comprender; Que acaso bien pueden ser Inmenso goce el dolor, Dolor amargo el placer.

Tal vez, niño, en tu inocencia Sepas la eterna verdad; Que es la escasa humana ciencia Palabras, insuficiencia, Rumor solo y necedad.

Acaso en una alma pura Que el pecado aún no amancilla, La luz eterna fulgura Que allá en la celeste altura Para los ángeles brilla.

Tal vez, como el primer hombre Antes de dar la caída, Alcanzas, por mas que asombre, Toda esa ciencia sin nombre Que está al mortal escondida.

Que ángel era como tú, Aquel cuando comprendió; Y solo cuando cayó, A un tiempo con su virtud Toda su ciencia perdió.

¡Insensato desvarío!
¡Antes las aguas del rio
lrán hácia el manantial,
Que pueda el débil mortal
Resistir al poderío
De un destino fatal!

Que en el dolor engendrado Y al mundo á llorar nacido Es el hombre en lo creado Si el sér mas esclarecido, Tambien el mas desgraciado.

Tierno boton de una rosa Que el amor hizo fecunda; Niño de faz candorosa En quien la madre amorosa Un mar de esperanza funda!

¡Pueda el cielo en tu favor Mitigar su dura ley! ¡Blanco de tan puro amor, Puedas ser fragante flor, Gala de la humana grey!

¡Puedas, ó niño, guardar En el borrascoso mar De esta vida tu candor! ¡Pueda nunca desgarrar Tu blando seno el dolor!

¡Pueda la madre adorada Que en llanto de amor bañada De hijo te dió el dulce nombre; Ver que pagas su cariño Con la ternura de niño, Con la firmeza de un hombre!

### EL HURACAN DE LA HABANA.

(Del 11 al 12 octubre de 1846.)

Movió el Señor, el dia de su ira El estro de su diestra soberano, Y alzada ya la omnipotente mano, En donde debe herir en torno mira.

La mirada celeste que respira Amenaza mortal, en el cubano Suelo detiene; el golpe sobrehumano Descarga, y por dó quier la muerte gira.

El túrbido aquilon ruge violento,
Hórrido brama el mar, sus crespas olas
Van á encontrar el rayo — el lampo brilla
Y en las alas del noto turbulento
Llegó hasta las riberas españolas
El ¡ay! doliente de la hermosa Antilla,

PARAFRASIS DEL CAPITULO PRIMERO

DE LOS TRENOS DE JEREMIAS.

Quomodo sedet sola civitas plena populo: facta est quasi vidua domina gentium:

princeps provinciarum facta est sub tri- | Ella, volviendo el rostro acongojado

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus: quoniam vendemiavit me ut locutus est Dominus, in die iras furoris sui.

¡Hoy cuán desierta está, cuán desolada La ciudad populosa! Señora de las gentas envidiada Era antes, y hoy, llorosa Viuda abandonada, Mirase jay me! tambien esclavizada!

Surca el hermoso rostro noche y dia Amarguísimo llanto: En vano, en su agonía Implora algun consuelo á su quebranto: Los hijos que queria La despreciaron con soberbia impia: Sus mejores amigos Son hoy encarnizados enemigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las vias de Sion están desiertas; Por tierra derribadas Yacen sus altas puertas: Gimen sus sacerdotes: abatidas Las frentes de sus virgenes, cubiertas Se ven de palidez y de tristura. Sion misma, oprimida, Lamenta su abandono y su amargura.

Levantan con orgulio ahora la frente Sus sieros enemigos despladados: El Dios omnipotente, Al ver la multitud de sus pecados Maldiola indemente: Sus párvulos amados A dura esclavitud son arrastrados.

Perdió Sion su antiguo poderio: Sus principes huyeron Cual tímidos corderos que el umbrio Bosque no encuentran dó pastar solieron; Sin combatir, perdido el noble brio Ante el perseguidor desparecieron.

Pecó Jerusalem, y su pecado Hoy castiga el Señor con mano dura: Los que ayer celebraban su hermosura. Hoy la han abandonado Mirando su ignominia y desventura.

Oculta su amargura.

Profanó su contrario Sus costumbres, sus leyes mas sagradas: Vió entrar en su santuario Las huestes enemigas tan odiadas: ¡Señor, vé mi afliccion, y tu castigo Haz tambien que lo sufra mi enemigo!

¡Vosotros, los que vais por el camino, Venid y ved si habrá en el ancho mundo Dolor igual á mi dolor profundo!

¡De su furor divino En el dia tremendo Me condenó el Señor, á tal destino!

De mis iniquidades Formó el Señor, un yugo con su mano Y lo impuso á mi cuello: Mis muchas liviandades Han mi antiguo vigor enslaquecido: Y el golpe recibido De la mano dei Sér omnipotente Hundió en el polvo mi orgullosa frente.

De mi seno arrancados Ví á todos mis varones esforzados: La adversidad holló á mis escojidos: Los rostros abatidos Van de Judá las virgenes amadas, Pálidas — tristes — siervas — deshonradas!

Y lloro amargo llanto Y mis ojos de lágrimas son fuentes: No encuentro entre las gentes Quien piadoso consuele dolor tanto: Mis hijos he perdido Porque el perseguidor los ha vencido.

¡Justo eres, ó Dios mio! ¡ Yo misma á maldecirme he provocado Tu boca, en mi insensato desvario! Oid, pueblos del mundo, mi pecado, Ved mi dolor supremo; ¡ Mis virgenes hermosas, mis valientes Y mis adolescentes En la cautividad han espirado!

Mis amigos llamé; mas no vinieron; Fueron mis ruegos vanos

Porque insensibles á mi llanto fueron: Sacerdotes y principes y ancianos Al hambre y la ignominia sucumbieron.

Ve con piedad, Señor, mi triste estado;
Conmuévate mi horrible desventura:
El seno desgarrado,
El alma rebosando de amargura:
El campo devastado,
El muro de cadáveres poblado.

Mis ayes dolorosos

Oyeron, y en mi ayuda nadie vino:

Contrarios orgullosos

Escarnecieron mi fatal destino:

Tú lo hiciste, Señor: el fausto dia

Vuélveme del placer y la alegría;

Y como á mi, las penas

A esotros les envia y las cadenas.

Y colma en tu justicia, la medida
De sus iniquidades:
Piérdanse como yo me vi perdida
Por mis torpes maldades.
¡ Duélete, al fin, Señor, de mi quebranto!
¡ Muévante mis gemidos y mi llanto!

1846.

5

: ز

: 5

T.

#### SAN PABLO EN FILIPPOS.

Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.

Evangelio de sen Juan, cap. 1°.

I

En las tinieblas que del hondo abismo
El genio del error lanzó iracundo
Bajo el velo falaz del paganismo
Contra el entonces engañado mundo;
Reinando soberano el fanatismo
Demonio ciego, aborto del profundo,
Y presa por su mal el débil hombre
De una sombra, un fantasma, un vano
[nombre:

II

Allá de oprobio y de suplicio horrendo En un lugar de todos execrado, Un destello lució con alto estruendo Del sempiterno foco separado: Y del presagio al resplandor tremendo Se extremeció el ejército malvado Del caido Luzbel, y temeroso En el orco se hundió caliginoso.

III

De pronto, en un rincon de la Judéa, De humilde condicion, palabra oscura, Vasos electos de la estirpe hebréa, Varios hombres subieron á la altura: La chispa, hecha ya antorcha gigantea Empuñaron con inclita bravura, Y del divino ardor solo inspirados A la lid se lanzaron denodados.

IV

No eran ellos la luz; mas de su esencia Fueron á dar al mundo testimonio; A oponer fueron la divina ciencia A los negros ardides del demonio: Fiando en la divina omnipotencia, Al hebréo, al romano y macedonio, Predicaron la fé con fé profunda, Firme, como aquel sér en quien se funda.

V

Cual del Ande en la cumbre blanquecina Salta escuro raudal de roca en roca, Y engrosándose va cuanto declina Hasta que al ancho valle desemboca; É incierto allí cual antes no camina, Sino indómito y raudo se desboca, No ya mezquina fuente, undoso rio, Sus aguas á llevar al mar bravío:

٧I

Así de aquellos hombres el acento Al principio tan debil é inseguro, Tronó despues con impetu violento Hasta en el fondo del abismo oscuro; Mas esto no bastó; mayor portento Dispuso allá del celestial seguro El gran Regulador, cuyas lecciones Predicaban los ínclitos varones.

All

Quiso que sus mayores enemigos Viendo tambien la luz tambien creyeran, Y que en vez de negar, fieles testigos, De su fé testimonio al mundo dieran: Quiso, no solo hacerlos sus amigos, Sino que al mundo predicando fueran, Y, Apóstoles insignes cuanto sabios, Darles la uncion divina de sus labios.

#### VIII

Entre aquellos que al númen del Erebo
Mas fanático daban, ciego culto,
Eligió á Saulo, singular mancebo
De ingenio claro y en la ciencia adulto:
Mas quiso, antes de hacerlo un hombre nuevo
Que no quedase el desacato inulto
Con que el guerrero de la fé pagana
Perseguia feroz la fé cristiana.

IX

Siguiendo Saulo, la implacable guerra Que á los soldados de la cruz hacia, Partió de ellos en pós á estraña tierra Dó mucha gente de Jesus habia; Y traspasando el llano y la alta sierra, El alma llena de su saña impía, Se iba acercando al lastimoso caso Con raudo movimiento y firme paso.

X

Y próximo al lugar do caminaba, En serena alborada matutina, Oyó en lo alto una voz que así clamaba: «¿ Porqué, Saulo, persigues mi doctrina?» Volvióse para ver al que le hablaba Y un torrente de luz hirió divina Sus ojos, y cegando de repente En el polvo humilló la altiva frente.

XI

- " ¡Señor! ¡Señor! clamó, yo ví tu lumbre
  " Y de ella me aparté, perdon, Dios mio!
- « No pude en tu suprema mansedumbre
- « Adivinar tu inmenso poderio.
- « ¡ Señor, Señor, desde la escelsa cumbre
- « Dó estás, vuelve tus ojos al impio;
- « Perdóname, Señor, porque ya créo,
- « Y ciego, como estoy, tu gloria véo! »

XII

Entonces una voz, palabra humana, Oyó cerca de sí — «¡Levanta, electo! Le dijo: « la elemencia soberana

- « Te quiere de eleccion vaso perfecto:
- « Por su virtud te vuelvo la mundana
- « Vista, para que toques el efecto

« En tí, de la divina omnipotencia « Y de lo vano de la humana ciencia. »

### IIIX

Alzóse y vió — y en la ciudad vecina Se entró con animoso continente; Por calles y por plazas, la divina Palabra, predicó firme y valiente; Y frutos produciendo la doctrina lba de Cristo en la pagana gente; Mas ordenóle el cielo que partiera Y á otros climas su planta dirigiera.

#### XIV

Y á una ciudad partió de allí lejana El celestial mandato obedeciendo, Y contra la execrable se pagana Ina su apostolado prosiguiendo. Sucedió que una jóven, no cristiana De continuo al apóstol persiguiendo, A las turbas gritaba: «¡El santo nombre Del verdadero Dios, clama este hombre!»

### YY

Era esclava la joven, é inspirada
Del diablo de Python, en el oscuro
Reino del porvenir, entrando osada
Predecia á las gentes lo futuro:
Saulo compadeciendo á la cuitada
Y al espíritu vuelto: « ¡ Te conjuro,
Le dijo, « por Jesus, que salgas luego
Y la libertes de tu impuro fuego!»

### IVX

Como la espesa niebla se evapora
En el valle y el monte prominente,
Al primer rayo que los campos dora
Del padre sol que asoma en el oriente:
Así á la vos de Saulo, vencedora,
El infernal espíritu, fremente,
De rabia y de terror sobrecojido
Huyó, lansando aterrador rugido.

### IIVX

¡ Salve, apóstoles santos, inspirados Mesias, invencibles campeones! Vosotros arrostrástels denodados Hierro y fuego, y verdugos y lêones: Del bien del universo penetrados No temístels tiranos ni legiones, Y ante vuestra cristiana fortaleza Se estrelló su ignorancia y su fiereza.

#### MAIII

Y en vil polvo rodaron confundidos
Los ídolos y altares del Averno,
Y viéronse en sus templos, erigidos
Los cándidos altares del Eterno:
Los hombres en hermanos convertidos
Acataron el culto santo y tierno
Del sumo Dios, generador fecundo,
Hecho hombre á fin de redimir el mundo.

#### XIX

Y de entonces acá, deslumbradora,
De la eternal Sion en la alta cumbre,
Donde el de Reyes Rey se asienta y mora,
Perenne brilla la celeste lumbre;
Del alma y la razon libertadora
Las tinieblas venció y la servidumbre
En que el mortal yacia encadenado
A un tiempo por su orgullo y su pecado.

#### XX

¡Feliz aquel que su esperanza funda En nuestra inmaculada fé cristiana En virtudes y en bienes tan fecunda Como el supremo sér de quien emana! Que, cuando el universo se confunda En la nada otra vez, su soberana Luz, á aquel mundo le será de guia Dó el amor es eterno y la alegría.

1846.

### CERVANTES.

Escrita en 1846. En los quince años transcurridos ha variado mucho la situación de España, y se ha modificado no poco la manera de ver del autor. La nación fué grande siempre; los hombres fueron, son y serán pequeños.)

Sombra inmortal, que acaso

En la callada noche, misteriosa,
Vienes con lento paso

El sitio á recorrer dó majestuosa

Tu imágen muda está;

Y acaso el monumento

Dó esculpido se ve tu grande nombre

Considerando, al viento

Tus quejas das con ímpetus de hombre,

Aunque eres ángel ya;

No presurosa al cielo

Te vuelvas, al mirario tan mezquino;
Que sobre el patrio suelo

Amontonó sus males el destino
Con ruda profusion;
Hoy, nuestra noble España,
Un tiempo ¡ay Dios! señora de la tierra,
Por su implacable saña
Se ve presa infeliz de infanda guerra
¡Guerra de maldicion!

Hermanos con hermanos,
Perdida la razon, la fé perdida,
Los míseros hispanos
A impulsos de su furia embravecida
Se lanzan á la lid;
No ya al furor son valla
De sangre y d virtud los santos fueros:
— ¡Aún hay á la batalla
Soldados; pero ya no hay caballeros
En la patria del Cid!

Indignos traficantes

Los nietos son de aquellos campeones
Que fueron arrogantes

A conquistar las índicas regiones
En nombre del Señor!
El castellano brio
Cedió del vicio al seductor halago;
Su fuerza y poderio
Hundiéronse tambien, y en tal estrago
Ni aún se salvó el honor!

¡ Qué mucho, pues, o sombra
Del poeta inmortal, si á tal bajeza
Que al universo asombra,
Ha caido de España la grandeza,
El brio y la altivez;
Qué mucho, que á tu gloria
Alce pobre y mezquino monumento,
Cuando hoy manchan su historia,
Cobardía, traicion, odio violento
Y dolo y pequeñez!

LY qué? — En el suelo ibero

De virtudes tan altos solio un dia

¿ No queda un caballero?
¿ No quedan ya valor ni cortesia

Ni fé ni religion?
¡ Sí quedan, sí! — En lo oscuro

Del porvenir, vislumbra la esperansa

Al desenfreno un muro;

Mas ¡ ay! — que en muy remota lontananza

Lo mira el corason i

Pero infortunio tanto,
¿Qué importa al esplendor de tu alto nombre,
Si eres del mundo encanto,
Si dó quiera, Cervantes, que haya un hombre
Se alza una voz por tí?
¿Qué importa, aunque mezquino
Séa el bronce que al mundo te proclama,
Si tu númen divino
Se sienta allá en el templo de la fama
En trono de marfil?

### VENECIA. — HUNGRIA.

ODA.

Cuando del un confin al otro veo De la caduca Europa, La santa Libertad, de vil troféo Servir á esclava tropa;

Cuando, del Septentrion al Mediodia, De Oriente hasta Occidente, Alza la multiforme tiranía Su sanguinaria frente;

Cuando los pueblos libres, se envilecen Sirviendo á los tiranos; Cuando á crimenes tales, enmudecen El mundo y los humanos:

Solos, contra las turbas infinitas Que envió del hondo abismo En figura de bárbaros escitas El negro despotismo;

Dos puñados de libres se levantan Valientes, formidables; Y á su embate vacilan y se espantan Los siervos miserables!

Y no esperan vencer. — Sus enemigos Sin número y potentes Son, por suerte fatal, — y sus amigos Muy pocos — si valientes.

Y empero, á la ardua lid, ved cual se lanzan Desnudos los aceros; ; Mirad cómo á las turbas se abalanzan Los bravos caballeros! De la causa mas noble de la tierra
Postreros defensores,
¡Solo esperan morir en la impía guerra,
Los bravos lidiadores!

— ¡Oh! — ¡Qué á mi débil voz licito séa Alzarse enardecida, Ya que no pueda en la inmortal pelea Sacrificar mi vida!

¡Venecia! ¡Hungría! — Asilos de la gloria, Cuna de tantos bravos Que prefieren la muerte á la victoria Por no vivir esclavos:

¡Salve tres veces, salve! — Los acentos
Del rudo canto mio,
Puedan llegar en alas de los vientos
Al opresor impío!

¡Puedan helar su corazon perverso Del mas cobarde espanto; Que mi voz es la voz dei Universo, Y mi canto es su canto!

¡Roma!¡Venecia!; Hungría! — Paladiones
De libertad postreros;
Culto os darán y altares y canciones
Los siglos venideros!

Que eterna no ha de ser la vil coyunda De torpe tiranía; Y lucirá en virtud y amor fecunda La libertad un dia.

¡Si libres sucumbis, mártires santos, A vuestra causa fieles, Dará el poeta á vuestra tumba cantos, Las virgenes laureles!

¡Y en el eterno libro de la historia Escritos vuestros nombres, Serán enseña de virtud y gloria A los futuros hombres!

— ¡ Ese rio de sangre generosa No correrá infecundo; Que á su riego feraz crece frondosa La libertad del mundo!

1848.

### A CAROLINA CORONADO.

Ì

Con motivo de una carta que dirigió al autor desde un pueblecito de Estremadura, quejándose del fastidio del lugar y pidiéndole versos.

¿Porqué te quejas, di, linda pastora, Del manso Guadiana en la ribera? ¿Porqué del pecho exhalas, ó cantora, Esa trova sentida y lastimera? ¿Qué pesar anubló la limpia aurora De tu vida feliz? — Turbia quimera, Aborto de la enferma fantasía, ¿Turbará de tu voz la melodía?

Dichosa tú, que entre olorosas flores Y campiñas amenas, de tu vida Ves los dias pasar sin los dolores Y furias de esta mar embravecida: Émula de los dulces ruiseñores Y del fuego de Apolo enardecida, Suena acaso tu voz enamorada Al tibio resplandor de la alborada.

Y á escuchar los angélicos sonidos De tu biando cantar, á la enramada Acuden en tropel los escogidos Regios cantores de la turba alada: Y á la trípode en torno, embebecidos, De júbilo infantil la faz bañada, Mil pastores se ven, almas sencillas A quienes con tu canto maravillas.

Así pasas la vida, las tormentas Ignorando, feliz, de nuestros mares, Y con el cielo ingrata, ¿ te lamentas Porque alejó de tí tantos pesares? ¿ Qué es nuestra vida, di, sino crüentas Envidias y terríficos azares, Y mortales quebrantos y pasiones, Y lágrimas amargas y traiciones?

Por eso yo, cuando con paso leve Cruzaste entre nosotros aquel dia, Astro de amor de púrpura y de nieve, De juventud y gracia y de armonía; Juzgué entonce el cantar torpe y aleve, Y en el pecho encerrando la voz mia A tu paso incliné la frente, mudo, En señal de tristísimo saludo.

Qué te via pasar, la sonrosada Faz, rebosando júbilo ferviente; Fuiste á pulsar la lira nacarada Y enmedio del silencio reverente Que reinaba en redor, mi voz airada No interrumpió tu cántico inocente, Porque á tu voz suave, enternecido, Brotó del corazon solo un gemido.

No el techo hospitalario dó nacieras Ingrata dejes, ni el paterno rio; No abandones tus fértiles laderas Por este mundo engañador é impio; Brilla mejor la rosa en las praderas, Entona el ruiseñor su blando pio En la selva mejor, que en las prisiones De estos nuestros dorados artesones.

¡Oh!—¡Quién, cual tú, pudiera sus cantares Entonar en el sacro, patrio suelo! ¡Oh!—¡Quién, vírgen de errores y pesarcs, Pudiera alzar, cual tú, su voz al cielo! Entonces de este seco Manzanares En la desnuda márgen, tanto duelo No lamentara yo, ni amargo llanto Ahogara en el pecho el dulce canto.

Ni ya, del infortunio encanecida Mi frente juvenil, mustio el semblante, Cruzara por la senda de la vida Con paso tan cansado y vacilante; Mirara al sol con púpila atrevida, Resonara mi voz fuerte y vibrante, Y acaso en alas del mudable viento Llegara hasta tu trípode mi acento.

Mas ; ay! — Inútil es de lo pasado
Los bienes recordar; despojo fueron
Del tiempo asolador — ; cuánto he llorado
Perdido bien! — ¡Cuán rápidos huyeron,
El sueño de la infancia regalado,
De adolescente edad los que vinieron
Tiempos despues, de blandas emociones,
Doradas é inocentes ilusiones!

El inquieto anhelar de la esperanza Que me agitaba entonces noche y dia, Aquel cielo de plácida bonanza, Aquel mundo de amor y de alegría; Regiones de indecible bienandanza, Vida de tanta luz y poesía, Todo, todo pasó, y en noche oscura Ahora vogo en el mar de la amargura.

Y una idea tan solo, un pensamiento Sostiene mi esperanza enflaquecida; Espero que al gravisimo tormento Breve será mi trabajosa vida.

Piedra á piedra se abate el monumento Que erigió mi ilusion, y en su caida, Con la soberbia mole derrocada Me hundiré en el abismo de la nada.

Mas, cese ya el llorar — harto la rienda Solté á mi padecer, inadvertido, Y fuera injusto de amistad en prenda Prolongar este canto dolorido: De mis lágrimas, pues, la amarga ofrenda Recibe, digno don de un afligido, Y adios, que ya al dolor que el alma abruma Con el cantar detiénese la pluma.

1848.

### A UNA NIÑA.

Tierna flor que á este jardin Ponzoñoso de la vida Por tu mal eres nacida, Fruto de tan puro amor, Linda flor: ¿Qué poder será bastante, Que fuerza habrá á protegerte, Contra enojos de la suerte, Contra embates del dolor? ¡ Pobre flor!

¿No sabes ¡ay! que en la vida Es un sueño la ventura; Que en esta cárcel impura Del mundo, todo es error, Linda flor? ¿Que las mas preciadas glorias, Que los bienes mas cabales, Son flores primaverales Que agosta crudo el dolor? Pobre flor!

Solo hay un seguro asilo En las borrascas del mundo, Contra el mal que del profundo De aquel arcángel traidor El rencor, Trama siempre á los mortales: Y este asilo hospitalario, Este incolume santuario Es el maternal amor, Linda flot.

Alli estarás al abrigo De los turbios aguijones Que en el mar de las pasiones Mueve el vicio seductor, Linda flor. El solo guardar sin mancha Puede tu nivea pureza, Y entero de tu belleza El célico resplandor, Tierna flor.

Crece, pues, bajo la sombra Protectora de ese asilo: Tu vida un lago tranquilo Será, un ensueño de amor, Dulce flor. Que es el regazo materno Puerto de segura calma, En las tormentas que el alma Sufre en el mat del dolor. Linda flor!

1850.

### A M...

Cortando las crespas olas Como corta el viento el ave, Te alejas, pérfida nave, De las playas españolas: ¿Dó vas con tus banderolas Rojas, y tus blancas velas, Que no vogas sino vuelas Sobre el mar azul turquí? ¡Ay de mí!

¡Vuelve atrás, pirata moro, Que en tu bajel despiadado, Llevas ; ay triste! encerrado El único bien que adoro! Muévate á piedad mi lloro, Si es tu sierva, Selim bravo, Tambien quiero ser esclavo Del pirata marroqui. Ay de mil

Dos siervos tendrás por uno, Doble rescate tendrás, Vuelve, moro, vuelve atrás O no llevarás ninguno: Oye mi ruego importuno, Vuelve, que el mar está en calma; Ella sin mi va sin alma, Yo sin alma quedo aqui!

¡ Ay de mí!

Vuélveme, 6 Selim, la vida Que me robaste en mal hora, La hurí que mi pecho adora Vuelve á mi alma dolorida: Si me es por tí restituida Seré tu esclavo mas fiel; Mi frente será escabel De tu bota carmesi. ¡Ay de mí!

Mas, si sordo á mi lamento, Si mas feroz que el destino, Sigues tu raudo camino Favorecido del viento; Oye, moro, el triste acento Que por los aires retumba: ¡Habrá presto allí una tumba, Presto habrá otra tumba aqui! ¡Ay de mí!

1850.

2.

7

نآ

-

### A M. . .

#### ROMANCE MORISCO.

Sultana de mis amores, La de las negras guedejas, A cuya planta mil flores Brotan de la dura tierra;

Huri que del Paraiso Bajaste á la cárcel nuestra En un punto en que Allah quiso De su poder dar idéa.

La de los hermosos ojos, La de la boca risueña, La causa de mis enojos, La razon de mis tristezas:

Aunque tan lejos te mires De quien te envia estas letras, No por otro amor suspires Porque muy ingrata fueras.

Desque la suerte traidora Te llevó á esa estraña tierra, Tu siervo, du lce señora, De lágrimas se alimenta.

Solo pensando en tí, vive, Porque solo en tu amor piensa; Despierto, trovas te escribe, Dormido, contigo sueña.

El único pensamiento Que sostiene su flaqueza En el horrible tormento De esta dulcísima prueba,

Es el creér, mi señora, Que aunque tan lejos te encuentras Serás leal cumplidora De tus amantes promesas.

Empero, dulce sultana, Si el largo plazo no abrevias De aquesta ausencia tirana, Me encontrarás en la huesa.

Que si el alma en dos partida Vivia á tu lado entera, De ti, mi amor, dividida, No puede vivir á medias.

¡Vuélvete, sultana hermosa, Vé que me matan les penas; Si no vuelves presurosa Me hallarás bajo la tierra!

Así, mas muerto que vivo Con el dolor de la ausencia, Escribe un moro, cautivo De las gracias de Zuleika.

1850.

### A M...

### CANCION.

Fragante rosa nacida
En el celeste vergel,
Y á este mundo descendida,
Guia y esperanza fiel
De mi vida:
¿ Serás leal, bella flor,
Entre el mundano tropel
A mi amor t

Contra tantas asechanzas, Contra tales tentaciones Y vaivenes y mudanzas De este mar de las pasiones: ¿ Qué esperanzas
Puedo tener, linda flor,
De que nunca hagas traiciones
A mi amor?

Nunca tener fé te impida
El no ser mi amor primero;
Que si otros tuve en mi vida,
Tú eres mi amor verdadero.
Leve herida
Siempre fué el primer amor,
Y honda, incurable, el postrero,
Linda flor.

Tu generosa ternura
Y tu cándida inocencia
Calmaron la desventura
De mi azarosa existencia.
¿Qué amargura
Pueda agobiar, linda flor,
A quien tiene la conciencia
De tu amor?

¿ Qué á mí la pompa y el oro
Ni el renombre eterno y claro,
Comparados al tesoro
Que me es sobre todos caro?
¿ Ni qué, el lloro
Del mas acerbo dolor,
Al que está bajo el amparo
De tu amor?

El corazon de tu amante
Fiel á la fé prometida
Como en arca de diamante
Tu imágen guarda esculpida:
Si inconstante
Lo olvidas tú, linda flor,
Cesará á un tiempo mi vida
Con tu amor.

1850.

### EN EL ALBUM DE T. L.

Pragante flor de la española escena, Intérprete inspirada De las obras del númen inmortal; Mas pura, mas serena Que el aura matutina en la alborada De un sol primaveral:

Rayo de luz en la region del arte, De pocos comprendida, De tí propia sublime creacion:
Si no basta á ensalzarte
Mi voz por el pesar enflaquecida,
Sobra para quererte y admirarte
Callando el corazon.

1851.

### A LUISA, BLANCA Y LEONOR.

Capullos hoy levisimos, Presto fragantes flores, Del Dios de los amores Alto y precioso don; Purísimos arcángeles A embellecer nacidos Del llanto y los gemidos La tétrica region:

Rayos de luz mas plácidos Que el sulco diamantino Que traza en su camino La luna virginal; Cuando en las altas bóvedas Del estrellado cielo, De luz inunda el suelo De júbilo al mortal:

Son vuestras voces limpidas
Mas dulces y suaves
Que el canto de las aves
Al asomar del sol;
Y á vuestros rostros cándidos
La mano creadora
Dió de la limpia aurora
El nácar y arrebol.

¡ Pueda en las tristes márgenes De esta region sombría De sustos y agonía No heriros el dolor! Y guardas fieles, únanse A ornar nuestra existencia, La paz de la inocencia, La dicha del amor!

1851.

### A LA CIEGA DE MANZANARES.

Solitaria viajera Del ancho mundo por la mar oscura, Ni la pompa de gaya primavera, Ni del fulgente sol la lumbre pura, Vieron jamás sus apagados ojos.
¡Ay, muger sin ventura!
¡Ay bárbaros enojos!
— Triste, infelice ciega,
Huérfana y sola, en su dolor se aniega!

¡Ni la dulce mirada
Dejóla ver la bárbara fortuna
Con que en llanto de amor la faz bañada
Mira la madre al párvulo en la cuna,
De amor y susto el alma palpitante!
Ni pudo vez alguna
Contemplar un semblante...
¡Ay, infelice ciega!
Solo en llorar su corazon sosiega!

En la tiniebla oscura

A que la condenó suerte inhumana,
Soporta su miseria y su amargura
Con inclito valor y fé cristiana.
Vuestro óbolo llevad, nobles cantores;
¡Volad, es nuestra hermana,
Son nuestros sus dolores!
¡No vió la pobre ciega
Ni el triste rostro que su llanto riega!

ķ

### A M...

#### CANCION.

Como en la noche plácida
Del caloroso estío
Al susurrar del céfiro
Se aduerme el mar bravio:
Del mundo así las lágrimas,
Las penas y dolores
Trueca en celeste júbilo
La gloria del amor.

En vano al hombre, tétrico Cerca el feroz quebranto, Y en vano ruge indómita La tempestad del llanto; Y el hado agolpa túrbidos Sus odios y rencores, Si nos sustenta angélico El soplo del amor.

Desde su trono fúlgido El Dictador eterno, Contra el traidor espíritu Monarca del Averno, En este valle misero De crimenes y errores, Dióle al mortal el bálsamo Divino del amor!

### SCHERZO.

Amor, deidad potente, De cuanto anima el mundo Progenitor fecundo, Me enamora De Nise, que á la aurora Escede en hermosura; Y aunque insensible, dura, Me rechaza, Y mi alma despedaza Con sin igual flereza, Yo adoro su belleza Tan rendido: Que el pecho enternecido De Nise, acaso late Por mi, y en el combate Turbulento, Que un noble sentimiento È indiferencia ruda Se libran, tiembla y duda Compasiva; Mas la fortuna esquiva Redobla en sus furores: Se truecan los favores En desdenes: Y cuando parabienes, Creyendo que triunfaba, El alma celebraba, Triste miro, Que el bien por quien suspiro Huyendo me abandona! - De mártir la corona Solo espero; Y amante persevero, Y, de lealtad ejemplo, Erijo en mi alma un templo Dó la ingrata Cuyo desden me mata Omnipotente impera. - i Oh! - Si la enterneciera Mi cariño! ¡Pero es amor tan niño! ¡Flor ella tan temprana! Y va de la mañana De la vida. Me arroja ; maldecida! Mi cabellera cana!

# EL DIA DE LAS VENGANZAS.

Peccatum peccavit Jerusalem, propterea instabilis facta est: omnes qui glorificabant eam spreverunt illam, quia viderunt ignominiam ejus.....

JEREMIAS.

¿De dónde el fiero, aterrador rugido Que la region etérea conturbó? . ¿Es del cielo y la mar hondo gemido O la tonante voz del aquilon?

La máquina del mundo se desquicia, Vuelve lanzada al caos otra vez? La que truena ¿es la voz de la justicia Rauda, implacable del supramo Juez?

¿Los cielos y los mundos y los mares Conmovidos, en horrido fragor, Caén al obscuro abismo, los siliares Eternos, rotos, en horrible són?

¿ Es esta, en fin, la voz que en el desierto Entre rayos y truenos y huracan, Al pueblo del Señor, el rumbo incierto Dictó y la ley divina de Jehováh?....

— No.... no es el aquilon, ni la agonía Del mundo, ni el acento salvador Que al pueblo de Israël un claro dia Del Sínai en las cumbres resonó.

Enmudecen los vientos, las llanuras Liquidas de la mar, callan también; La tempestad dormita en las occuras Cavernas del satánico Babel...

> ¿Cuál es, pues, la voz que ruge En el valle y la montaña; Cuál la que turba el reposo, Albion, de tus comarcas?

Soberbia Albion, ¿perqué tiembias? ¿Porqué así te sobresaltas? ¿Teme acaso algun insulto La orgullosa soberana?

La que cual reina domina Dó el Indo lleva sus aguas, Y las saladas llanuras De osados bajeles plaga; La que sa su trono enrepéo Cercado de arenas blanças, Duerme segura al abrigo De sus flotantes murallas;

La que del ártico polo
Al antártico, amenaza
La libertad de ambos mundos
Con su indómita pujanza;

La que sobre esclaves reina Donde libertad proclama; La que oprime, siendo libre, Y dá muerte cuando halaga:

Ahora ¿porqué se intimida? ¿Porqué sollosa y se afana? ¿Es ese rumor que truena El que tanto la acobarda?

¡Tiembla, sí, tiembla! — Ya el dia Luce de justa venganza. Esa voz es voz de un pueblo A quien hollaste, malvada.

De un pueblo á quien sus mayores, Terrible herencia, legaran La miseria de sus vidas, Los ultrages de sus canas;

Y el rencor que muchos siglos En el fuerte pecho ahogaran, Cual, só la parda cenisa Arden las vividas ascuas.

Mira ya á los combatientes Cómo á miliares se lanzan Contra tus huestes altivas Ardiendo en sangrienta saña.

Y á tus bellísimas hijas Como el almo cisne, cándidas, Destrenzados los cabellos, Las manos ensangrentadas;

Cómo en vano forosjean Contra aquella piche bárbara Que vengar en ellas quiere Los crimenes de su raza.

Y pareciendo á sus odios La muerte poca vengansa, A la faz del sol, les tigres, El honor las arrebatan.

Mira á los tiernos hijuelos, Tu orgullo, amor y esperanza, Arrastrados entre el lodo Por las guedejas doradas;

Y á tue potentes varones, Rotas ya las fuertes armas, Inclinar la altiva frente Ante la feroz canalla.

Mira subir hasta el cielo En torbellino de llamas Los tesoros de ambos mundos Que enriquecian tus playas....

Al modo que el embate de los sañudos
[vientos
Que rugen encontrados en negra tempes[tad,
Arrasa las cabañas, los nobles monumen[tos,
Las torres altaneras, el bosque secular:

Así, en menudo polvo, los planes conver[ tidos,
Verás, con que soñaba tu indómita ambi[ cion;
Verás tus combatientes huir despavoridos,
Tus muros desplomados, 10 nueva Jericó!

Roto en la mano el cetro con que antes
[imperabas
Desde el estrecho hercúleo al índico confin;
Y el fúlgido diadema con que tu frente
[ornabas
Verás rodar manchado por entre el fuego
[vil.

Caerá con hondo estrépito el solio de tus [reyes, Y al mundo sus escombros sirviendo de [escabel, Vendrás á dar disculpa de tus inicuas leyes, Roto el purpúreo manto, mustia la altiva [sien.

Y el mundo en su justicia, tal vez inapelable, De estígmata oprobioso manchando tu [blason, A los futuros aiglos, legado perdurable, Hará tu nombre objeto de escándalo y [horror.

Así verás á un tiempo, turbios los tristes
[ojos
De lágrimas, tu brio, tu imperio colosal,
Rodando confundidos, cual náufragos
[despojos
Que arrojan á la orilla las ondas de la mar.

¡Mezquina!—Y en tu llanto y á tu dolor
[profundo]
No habrá ni aún la esperanza de incierto
[porvenir;
¡Jamás tornará á alzarse la déspota del
[mundo,
Jamás, jamás!... ¡lo escuchas?—¡Ay,
[misera, de tí!

Y para mas tormentos, en tu fatal caida, Verás de entrambos mundos el júbilo crüel; De amigos y contrarios veráste escarnecida, Maldita de los tuyos cual otra Jezabel! 1845.

# A UNA ROSA.

En el pensil ameno tus colores
Ostentas sin rival, rosa temprana,
Y el sol con mil cambiantes de oro y grana
Te esmalta como á reina de las flores:
Desparce tus balsámicos olores
El puro ambiente de gentil mañana,
Y la purpúrea faz prestas liviana
Del céfiro á los besos seductores;

Mas ; ay!—; al sol poniente de este dia, Marchita habrán de verte y deshojada Los ojos que ahora admiran tu hermosura! Fugace, cual tú, vuela la alegría Del hombre, y de su dicha ya pasada, Dolor le resta solo y amargura.

# SONETO.

(Improvisado ante el sepulcro del Condestable Don Alvaro de Luna, existente en la catedral de Toledo.)

Ejemplo triste del orgulio humano Es al mundo tu nombre, y tu memoria, Altísima leccion que dá la historia Alque en sumo dosel se mire ufano.

Largo tiempo rigió tu fuerte mano El patrio suelo con insigne gloria, Y cien veces marchaste á la victoria El pendon tremolando castellano.

Caïste, empero, del sublime asiento Dó el brio te elevó y saber profundo, Para ser de válidos escarmiento.

Y de cuanto tuvistes en el mundo, Solo dejó estas letras la fortuna: ¡ Aquí yace Don Alvaro de Luna!

# SERENATA.

(Navegando de Corfú á Patras, en la noche del 21 de mayo de 1845.)

> Brilia en el cielo la luna, Y su luz pura, argentada, Se refleja Como en plácida laguna, Sobre la mar sosegada Que nos deja

Surcar sobre su ancha espaida En la nao vaporosa, Tan ligera, Que apenas si la esmeralda De su llanura anchurosa Leve altera.

El sulco de blanca espuma Que un momento señalara Su camino, Desparece cual la bruma Que el puro sol ocultara Matutino.

Y torna el mar á su calma Que la velada es serena, Deliciosa; Y por tí, suspira el alma, Madre mia, que tan buena Y amorosa,

Quizá en tal instante lloras Por el hijo que ha causado Tus dolores; Y por el férvida imploras Del destino despiadado Los favores.

En tanto, la brisa leve,
De balsámica frescura
Baña el puente,
Y juguetona conmueve
De las tiendas la blancura
Transparente.

Y su dulcísimo aliento
Mi frente tan ardorosa
Refrigera,
Mientras á favor del viento
Sigue la nao orgullosa
Su carrera.

A lo lejos cual vapores
Se descubren las montañas
Azuladas,
Del país de los cantores
Y de las altas hazañas,
Celebradas.

Y en la líquida llanura
Reflejan su faz ardiente
Mil estrellas;
Como ostentan su hermosura
Tras de un velo transparente
Las doncellas.

Pero el corazon herido,

A los goces ideales
Insensible,
Piensa en el bien que ha perdido
Y ve el alivio á sus males,
Imposible!

Y en llanto el rostro hañado Que arrancan de su honda pena Los rigores, Canta el triste desterrado En sentida cantilena Sus amores.

Y mientras con ronco acento Se alza la trova amorosa, Lastimera, Favorecida del viento Sigue la nao orgullosa Su carrera.

# ADIOS!

### (Paráfrasis del Fere thee well de Byron.)

Adios, te digo, adios, quizá por siempre!
Y aunque al perdon te niegas, implacable,
Por ti ni un solo instante el alma mia
Dejará de sentir amor eterno.
¡Ay de mi!... Si del pecho penetraras
El abismo profundo, de este pecho
Donde tu frente candorosa y pura
Reposó tantas veces, cuando el sueño
Tranquilo y apacible, que ya nunca
Volverás á gustar, tan amoroso
Tus sonrosados párpados cerraba!
Si de este corazon, vieras, herido,
El punzante dolor, confesarías,
Que nunca mereció tu olvido ingrato.
Aunque te aplauda el mundo, aunque

sonria A cada nuevo golpe que descargas Sanuda sobre mi, sus alabanzas Ofenderte antes deben, que se fundan En la miseria de mi infausta vida. Muchas mis faltas fueron: mas ¿ no pudo Encontrarse otro brazo que el que amante Me acariciara un dia, para hacerme Tan mortales heridas? — ¡Ah! te ruego, ¡No te engañes así contra tí misma! -Puede el amor ceder por lentos grados; Mas no presumas, no, que impunemente Se puedan separar dos corazones Con repentino golpe. — Tierno el tuyo Por mí palpita aún, y eu honda pena Por ti suspira el mio, desgarrado Con la terrible idéa de que nunca A verte volveré! — Muy mas amargas Estas palabras son que el ¡ay! doliente Con que la madre llora al muerto niño. Ambos vivir debemos; y la aurora De cada nuevo dia, al despertarnos Nos hallará á los dos en viudo lecho... Y cuando busques á tu llanto alivio, Cuando por vez primera, oigas, dichosa Los débiles acentos, balbucientes, De nuestra niña cara: ¿Padre mio, La harás decir, ya que enemigo el cielo La priva de mi amor y mis cuidados? ¡Ay! — Cuando sus manitas blandamente Las tuyas estrecharen, y su labio Bese amoroso el tuyo, una memoria Dá al esposo infeliz, cuya plegaria Te bendice ferviente, y bendecido Habia en otro tiempo el amor tuyo. Y si del dulse rostro en las facciones Alguna semeianza descubrieres

De las que no verás ¡ay triste! nunca, Tu corazon entonces, palpitante Por mi latirá fiel quizá un momento. Acaso tú conozcas mis errores. Mas mi locura inmensa, es imposible. Mis nobles esperanzas, ya marchitas, Donde quiera que vas siguen tus pasos... Mi antigua fortaleza ya no existe: Este orgullo que al hado no cediera Hoy se humilla ante ti; que me abandona A un tiempo con tu amor, cobarde el alma: Todo, todo acabó... vanas y ociosas Estas suplicas son del tierno pecho; Pero mis pensamientos dolorosos Contra mi voluntad se abren camino. ¡Adios aun otra ves! - Mas ¡qué! ¿Por siempre Rotos serán nuestros amantes lazos? Helado el corazon — solo — infelice — ¡Hay algo mas crüel — morir no puedo!!! 1847.

#### AMISTADI

¿Viste acaso de abril en la mañana,
Reina de la hermosura,
Descollar una flor, fresca, lozana,
En campo de verdura,
Como entre pardas nubes brilla el sol?
Acaso en el albor de nuestra vida,
Edad de los amores,
Y en la mundana turba confundida,
Mas bella que las flores,
¿Una muger tu vista descubrió?

Y acaso la seguiste en su camino,
El seno paipitante
Por secretos impulsos del destino,
Cual sigue el navegante
De un faro amigo la esplendente luz:
¿Y acaso la alcanzaste, y sin enojos
Oyó tu blando ruego,
Y á los benignos rayos de sus ojos
Quedaste al punto ciego,
De amor en la dorada esclavitud?

O bien, rasgada ya de amor la venda,
Dejaste la hermosura,
Y presuroso, por distinta senda,
Con otra calentura,
Seguiste los fantasmas del poder:
Y llegastes tal vez al Capitolio
Y fuiste coronado,
Y tú mismo bajaste de tu solio

O fuiste derrocado, Y á desēar volvistes otra vez.

Y todas las terrestres ambiciones
A su vez te agitaron;
Y juguete servil de las pasiones
Los hombres te miraron
Tras la felicidad siempre infeliz;
Que amor, poder, y glorias y grandesa
En nuestra raza humana,
Esimeros son jay! cuai la belleza
Que dura una mañana,
De aquella sor señora del pensil.

Lo mas sublime es poco mas que un nombre Só el ancho firmamento,
Y Dios, en su bondad, dió al débil hombre Un solo sentimiento
Mas noble que la vida que le dió!
Manantial de virtudes, generoso,
Raudal inagotable
De amor y de placer para el dichoso;
Y para el miserable,
Bálsamo á las heridas del dolor.

¡Santa amistad! — purísima corriente
Jamás contaminada;
Flor siempre viva, del mundano ambiente
La sola respetada,
La que nunca agostó la tempestad.
Tú sobrevives, del humano pecho
A las mil émociones;
Pasa el amor y cálmase el despecho;
Cesan las ambiciones,
Mas nunca mueres tú, santa amistad!

1846.

#### EL ESCLAVO.

En ademan pensativo, Apoyándose en la hazada; Un negro triste suspira De Borinquen en la playa.

Fija la empañada vista En las olas azuladas, En sentidisimas trovas Así sus quejas exhala:

Maldito, maldito sea El blanco que me arrancara Con engaños fementidos De las costas de mi patria. Al pié de una roca altiva, De verdes juncos trènzada Y de un palmar á la sombra Tenia yo mi cabaña;

Y bajo su techo humilde, Una esposa idolatrada, Y dos graciosos hijuelos, Prendas queridas del alma.

¡Cuán feliz era yo entonces! Ya por los bosques vagaba, Como el cefirillo libre Y el arcabuz á la espalda,

Persiguiendo á las patiteras, O á las pintadas girafas, O al leon, de nuestros bosques Reconocido monarca.

O reclinado a la orilla De una fuentecilla clara, Me entregaba al blando sucho A la sombra de una palma;

Y cuando el grito de guerra Sonaba en nuestras comarcas; Mil guerreros me seguian A las sangrientas batallas.

Mas ¿qué valen las memorias De aquellas horas, pasadas Cual menudísimo polvo Que el torbellino levanta?

¡O blanco! — ¡Malditas sean Las engañosas palabras Con que me arrancaste aleve De las costas de mi patria!

¡Pueda yo verte algun dia Verter lagrimas amargas De tus hijos y tu esposa En la tumba solitaria!

¡Puedas mirar convertidas En polvo las esperanzas Que, cual bálsamo divino, Curan las penas del alma!

Y cuando hubieres perdido Cuanto ames tu y cuanto te ama; Cuando la vejez tú frente Arrugue con mano helada:

Sugeto cual yo te mires A servidumbre tirana, Y de harapos revestido, Labres la tierra que bañan Ora mis lágrimás fristes Y las olas azuladas De ese mar que también riega Las riberas áfricanas.

¡ Pueda nunca herir tu eide El són de una vez amada, Y solo esclavo te veas De los hombres de tu raza!

Y á risa y á escarnio muevan Los ultrages de tus canas, A los blancos, que de bronce Tienen las duras entrafias;

7

1

Y no venga á tus clamores La muerte desapiadada; Que la muerte es para un triste, En vez de enemiga hermana.

¡Ven, muerte, ven presurosa!
¡Cuánto á mi ruego eres tarda!
¡Ven y libra á un infelice
De sus cadenas pesadas!

Así un esclavo las quejas
 Del triste pecho exhalaba,
 Con tristisimos suspiros
 De Borinquen en la playa.

1846.

# EL DESTERRADO.

Va ligerislma nao Surcando el mar orgullosa, El Asia á la diestra mano Y á la siniestra la Europa, En donde Sestos y Abydos En otro tiempo famosas, Elevaban en los aires ous torres dominadoras. En aquellas mismas aguas, Segun cuentan las historias, · El nadador atrevido Una noche procelosa, Yendo en buscar de su Heno Halló la muerte en las elas; Y ella, alla en la opuesta orilla, Viendo que luce la aurora Sin que arribe su Leandro, Sube rápida á una roca Que allí cerca hasta las nubes

La altiva frente remonta, Y adios diciendo á la vida En el hondo mar se arroja...

Más no quiso el ciego nifie Que aquella accion valerosa Ignorasen los amantes De las eras mas remotas; Y contándola á los ecos De las des vecinas costas, Ellos seles la repiten Desde entonce á todas horas Sin cesat, desque en eriente Entre púrpuras y rosas Del monarca de los astros Nuncio plácido es la aurora, Hasta que en ocaso frio El rubio Febo tramonta Para llevar á otros playas Su luz vivificadora.

En tanto, de aquellos mares
Por la llanura anchurosa,
De fausto viento impelida
Va la nao voladora.
Es de noche, y en silencio
Todos duermen ó reposan;
Todos, escepto un viajero
Que apoyado en la ancha popa,
Contempla la blanca estela
De mil centellas fosfóricas
Sembrada, que traza el buque
Sobre las serenas ondas.

Ya las playas se descubren
Dó fué la infelice Troya,
Y del Ida, en lontananza
Se ve la gigante forma;
Brilla la luna en el cielo,
La mar suspira amorosa,
Callan los vientos dormidos,
Blandos los céfiros soplan.....
Mas de pronto aquella calma
Interrumpen á deshora
Del solitario viajero
Las sentidisimas troyas:

¡O patria mia, aderada!
Cantaba el triste: ¡o traidora
Fortuna que te deleitas
En las penas que me agobian!
¡O padres, dulces hermanos
Del corazon! ¡o dichosas
Horas de la infancia mia!
¡Esperanzas ilusorias,
Dichas por mi mal gozadas

Para llorarlas ahora! ¿Dó estais? — ¡Ay de mí! — Pasásteis Tan breves, como se borra Esa nacarada estela Sembrada de luces rojas Que ahora en dos campos divide El campo azul de las olas. Volásteis jay me! tan rápidas Como cruza por la atmósfera El relámpago temido, Cuando suena atronadora La voz del rayo en las nubes, De la noche entre las sombras. 10 madre, del alma mia! O tristisimas memorias, Que un tiempo fuistes mi dicha Y sois mi tormento ahora!

Pero enmudece el viajero,
Y ya no turba su ronca
Voz, el sosiego apacible
De los vientos y las olas;
Y entanto la altiva nao
Hiende con la aguda prora
El cristal de aquellos mares;
Y dejando por la popa
La ribera solitaria
Dó fué la infelice Troya,
El Asia á la diestra mano
Y á la siniestra la Europa,
Sigue su rápido curso
A la gran Constantinopla:

1845.

#### A MARIA TERESA STOPFORD,

LADY CHARLES BEAUGLAIR.

Flor que abriste tu capullo Y embalsamastes el aura A la luz del sol que alumbra Las playas venezolanas;

Niña de rubios cabellos, De las célicas miradas En que claro como el dia Brilla el candor de tu alma:

Di — ¿ del Guaire no recuerdas Los sauces, las verdes cañas, Que forman en sus orillas Mil flexibles enramadas? ¿Olvidaste la alta cumbre De pardas nieblas orlada Del Avila, que orgullosa A los cielos se levanta?

¿Y la blanda, fresca brisa Que amorosa te arrullaba, Meciendo apenas tu cuna En los dias de la infancia?

¿Olvidaste el cielo azul Y las noches solitarias, Y las florestas umbrias Y las inmensas sabánas;

Las linfas de nuestros rios, Y las eternas guirnaldas De inmarcesible verdura Que adornan nuestras montañas?

Y del trupial el gorgéo, Y los colores que esmaltan El colibrí receloso Y el pariero guacamaya?

¿Olvidaste, enfin, la antigua Por esa tu nueva patria? No es posible, no; que fueras, Niña, entonces muy ingrata.

Bien valen, la regia pompa De que ora te ves cercada, Esos dorados salones, Esos coches y esas galas:

Aquellos goces sencillos, Aquellas plácidas zambras, Con que fuiste tan dichosa En las tierras de tu patria.

Faltan hoy á tu ventura De una madre idolatrada El amor y las caricias Oue son bálsamo del alma.

Y aunque tú, niña hechicera, Bella cuanto afortunada, Otra patria, otra familia Y otros goces y otras zambras

Encontraste en las riberas Que el regio Támesis baña: ¡No es cierto que nunca olvidas Las playas venezolanas?

#### EN UN ALBUM.

Flor que allá en remotas playas De las índicas regiones Naciste, para ser reina De las mas hermosas flores;

Tú, cuya infancia mecieron Borrascosos aquilones Sin ofender de tu caliz Los fúlgidos tornasoles;

Y que luego, transplantada A estas comarcas del norte Guardas la nívea pureza Peculiar de nuestros bosques.

¥

Estos oye de mi lira Roncos acentos discordes, Que en amistad son muy ricos Si bien en dulzura pobres.

Estas escucha del alma, Duras, severas lecciones, Util, aunque amargo fruto De terribles sinsabores.

Oyelas, si, y las observa, Aunque el oïrlas te enoje; Lo que en agrado les falta Tal vez en verdad les sobre.

¡Ah! ¡ nunca, nunca trocaras Los caros, paternos montes Por el letal laberinto De corrompidos salones!

¡ Nunca contraria la suerte Con su voluntad de bronce Te trajera á estas comarcas Tan fecundas en dolores!

Aquí la virtud sublime Es tan solo un vano nombre; Las amistades mentira, Pasatiempos los amores,

Mentidos los juramentos Verdaderas las traiciones; Que todo está pervertido En este mar de la corte. ¡Oh! — ¡Plegue al cielo que nunca Tu hermoso caliz deshoje En confuso torbellino · El viento de las pasiones!

Haga el cielo perdurables Tus balsámicos olores, Y que nunca tu belleza El crudo dolor agoste.

Flor en las playas nacida De las índicas regiones A ser de la selva gala, A reinar entre las flores:

Oye de mi triste lira Estos acentos discordes, Ricos en afectos puros Si bien en dulzura pobres.

1846.

#### A EMILIA.

(IMPROVISACION.)

Canta, canta, hermosa niña, Trovas sentidas y blandas, Canta y temores destierra, Que no cumplen á una dama, Que en su pro sabe que tiene Un corazon y una lanza.

Del miedo en vez que te sobra Pon el valor que te falta. ¡Sus! — ¡á la liza! — ¿ Qué dudas? --- Allá en la meta te guardan De mirto y laurel tejidas, Amor y gloria guirnaldas. Canta las auras serenas Que arrullaron de tu infancia Las auroras, del materno Regazo, las dichas canta, Cuando á tus ojos el mundo, O niña, se limitaba Al sacro, estrecho recinto De la paterna morada. Canta tus primeros goces Y las lágrimas amargas Que arrancó el dolor del seno Y el dulce rostro bañaran; Y las primeras canciones Que brotaron de tu alma, Y.... mas canta lo que quieras Con tu vocecilla blanda; Canta y destierra temores, Que el miedo és pasion bastarda, Y no está bien ni le cumple

A la que tiene en su guarda, Un brazo que la defienda, Cien pechos que la idolatran.

#### LA MAGA.

#### ANACREÓNTICA.

En los alegres dias De la feliz infancia, Allá en las verdes selvas De nuestra hermosa patria, Un dia aparecióme La reina de las hadas. - « Niño, me dijo, mira, ¿Ves bien esta guirnalda? (Mostrando al mismo tiempo Una que engalanaba De sus dorados rizos Las trenzas sortijadas). » — « Aquestas lindas flores: Tan frescas, tan lozanas, Son tuyas y te ofrecen Al vivo retratada La imagen verdadera . De la existencia humana: Tómalas y en el seno Prudente las recata. ¡Guarte, no las deshöjé En su primer mañana El ponzoñoso aliento De la fortuna infausta! Emparo, pobre niño, Veráslas deshojadas Caér una por una; Que al fin son flores vanas; Mas vé que no se agoste Esa que de esmeralda Tiene el color fulgente, Que en ella su morada Fijó, por ser mas pura, La timida esperanza. »

Diciendo aquesto, leve
Despareció la maga,
Y ví en la verde allombra
La magica guirnalda —
Durante aquellos dias
Serenos de la infancia,
Las olorosas flores
Mas frescas y lozanas,
Tenaces desmentian
Las tétricas palabras
Que al darmelas dijera
La réma de las hadas;

Mas luego, sucedieron Las horas mas amargas De nueva edad, y á poco, Marchitas, deshojadas Caér, una por una Miré, con las del alma Doradas ilusiones, Las flores de la Maga. Quedábame una, aquella De tintas de esmeralda; Allá dentro del pecho Una ilusion guardaba..... Pero las dos un dia Me arrebaté una ingrata, Y fuese | ay me! con ellas La plácida esperanza.

### A UN AMIGO PERDIBO.

ANACREÓNTICA.

Huésped del prado ameno; Alado gorrioncillo; ¿ Porqué dejaste solo A tu mejor amigo? ¿Dejé yo, por ventura, Ingrato pajarilio, A cada nueva aurora De visitar tu nido? Cuando los puros rayos Del astro matutino Tu vista me anunciaban, Alguna ves remiso En acudir me viste A tu balcon querido? i Dejásteme, ay, ingrato Por ese bosque umbrio Dó vas á ser objeto De lazos y de tiros! 10hl — Nunca primavera Su manto florecido Tendiera por las valles, Los bosques y plantios; Nunca el invierno crudo El velo diamantino De nieves y de escarehas Hubiera recojido De los vecinos montes Y los cercanos riscos; Que entonces no dejaras, Ingrato pajarillo, Ni el sólito alimento, Ni tu seguro asilo, Ni á los vecinos campos Volaras fugitivo

De ligas y de balas Espuesto á los peligros. - I Vuelve á mis brazos, vuelve, Alado pajarillo; Mira mi llanto amargo, Muévante mis suspiros! No con ingratitudes Pagando mi cariño Imites de los hombres, Los pechos fementidos. Torna, avecilla, torna, Y yo daré al olvido Que, al hombre semejante, Pagaste con desvios Una amistad tan püra; Tan férvido cariño; Y que; por irte al bosque, Dejastes | ay | impio, Tan solo y acuitado A tu mejor amigo.

#### EL HURACAN DE LA HABANA.

(Del 11 al 12 de votabre de 1846.)

Duermen los vientos sanudos, Callan las túmidas ondas, La luz del sol refulgente Cárdena y mustia se torna; Cruzan veloces los aires Alcatraces y paviotas, Y el hombre asustado, mira Del cielo por la anchurosa Region, correr apiñada, Nubes amenazadoras. Vuela el marino á su nab, Sube al puente y ya en la prora, Presagiando la borrasca Las fuertes ancoras dobia. Todo es espanto y tumulto En las envidiadas costas Dó surge la soberána De Cubanacán famosa.

— Mas el primer lampo rasga Las nubes, y de las rocas En los cóncavos vacios Hórrido el trueno rimbomba. Silva aquilon tremebundo, Entumécense las olas, Cáe el rayo, y las cataratas Del cielo, abiertas, arrojan Mares de férvida lluvia Que las campiñas ahogan. Crugen sobre sus cimientos,
Vacilan y se desploman
Los palacios; — en las aguas,
Las sibilantes maromás
Y las ferradas cadenas
De las áncoras, ya rotas,
Los abultados bajeles
Se embisten y se destrosan,
Y si evitando el encuentro
Rápidos surcan las olas,
Van á estrellarse en las puntas
Herizadas de las rocas.

Húndese aquí un edificio, Y en sus ruinas polvorosas A un tiempo muerte y sepulcro Halla una familia toda. Allá en el hinchado piélago Cien y cien naufragos flotati, 🏋 á poco, en el torbellitio Desparecen de las olas. Llora aqui la triste madre, Gime alli la viuda esposa, Y mas allá un avariento El oro perdido llora..... Y entanto, la negra muerte Sobre la escena horroresa Se cierne, y mientra implacable La vida de tantos corta; Vaga una hedionda sonrisa Por su desdentada boca... El huracan despiadado Sus crudas iras redobla. ¡Ay de ti, feraz Antilla! ¡Ay de tí, ciudad famosa!

— Mas cesa el viento, su faria Olvidan las bravas olas, Tórnase el cielo azulado, Brilla el sol, y ya la ronca Voz, no retumba del trueno En los ecos de la costa.

Vosotros, los afligidos,
Tregua dad á lá congoja;
En vuestros pechos renasea
La esperansa; ya la aurora
De un dia mas fortunado,
Entre purpuras y rosas,
De las montañas vecinas
Las verdes cúspides dora;
Y en breve, la fértil Cuba,
Ahora asolada, orgullosa,
Volverá á ser cual un tiempo
La envidia de aquesas zonas.

### EL 2 DE FEBRERO DE 1852.

¿ Qué anuncia el grito ronco de susto y de [agonía Que aún antes que al oido penetra al corazon? ¿ Qué voz trocó en tristeza la insólita alegría? Qué evento, el santo júbilo en ayes de dolor?

Cuando bañada en lágrimas de amor y de [ternura.

La idolatrada Reina del pueblo mas leal, A las divinas aras, llevaba, ofrenda pura, El caro fruto, angélico, del seno maternal;

Cuando sus fieles súbditos entorno se agru-[paban

En gritos mil, unánimes, probándola su amor, Rompió el hidalgo muro que fé y amor for-[maban

La mano de un fanático — el hierro de un [traidor!

Y en su rencor frenético el torpe regicida Dió á su cobarde hazaña el nombre de virtud, Sin que á aplacar bastasen, su saña mal-[decida,

Un pecho tan magnánimo — tan noble ju-[ventud!

Baldon de nuestra patria — de nuestra his-[toria afrenta — ¿De qué le sirve al mundo tu estúpida [maldad?

Horror del orbe, escrito ya en página san-[grienta,

Será tu nombre escándalo de la una á la fotra edad.

Venid á mí los buenos, los inclitos hispanos, Un brazo solo intrépido, un noble corazon; ¡Llorad la torpe afrenta, leales castellanos! ¡Vengad el negro crimen que vuestra fé [manchó!

Mas si el nefando intento tuviese imitadores, Si hubiese otros cobardes á la oprobiosa lid... ¡No,... no! ¡La tierra hispánica no es tierra [de traidores,

No nacen monstruos tales dó vió la luz el Cid!

Pensar debió ese aleve que hundiéndols en [la tumba Con Ella sepultaba la patria Libertad¡Juzgar que á un solo crimen la libertad [sucumba! ¡Qué crimen tan inútil! — ¡Cuán torpe ne-[cedad!

En tanto, á Aquel que rige los infinitos soles Que pueblan los espacios del firmamento [aral.

Alzemos ruego unánime los pechos es-[pañoles, Porque á Isabela tornen la fuerza y la salui.

El entusiasmo fervido, la plácida esperanza. Tormentos son del mísero verdugo de Isabel Contra su vida callen rencores y venganza. Que á su castigo sobra la espada de la ley (1).

### EN UN ALBUM.

¿Una página mas llenar deseas
Del libro, Encarnacion, ó un sentimiento
Mas alto, armonizó tu pensamiento
Al grave diapason de mis ideas?

O acaso alguna oculta simpatia Vibró en tu noble corazon, oyendo El amargo gemir, ó ya el tremendo Amenazar del vate en su agonía.

¡Quién sabe! — Si en tu púdica inocencia, Los arcanos y móviles ignoras Del propio sér — ¡prolongue Dios, las horas De tu casta, feliz inesperiencia!

Yo no sé io que soy, aunque te asombre; Odio y desprecio aunque nací al cariño; A amar, conservo el corazon de un niño, Y al amargo dolor soy mas que un hombre.

Cuando en futuros dias, de mi historia Te trajere un recuerdo la lectura De esta página, henchida de amargura, ¡Dá una lagrima tierna á mi memoria!

(1) Esto se escribió bajo la primera impresion del atentado cometido por el infortunado cura Merino. S. M. le perdonó en el acto mismo. — El Gobierno de entonces opinó de otro modo y aquel infeliz subió al patibulo. — El autor no se retracta de sus versos; pero siente haberlos escrito.

#### A RONCONI.

¿Porqué cuando tu voz al aire vibra, El alma siente irresistible encanto, Y no hay caduca ni embotada fibra Que no se agite á tu potente canto?

13

¿Porqué al llorar ficticias desventuras Sube del corazon llanto á los ojos, Y á tu placer al público torturas Con agenos, fantásticos enojos?

¿Qué prestigio es el tuyo, sobrehumano, Qué filtre empléas, invisible hechizo, Que hace asociarse á tí, como á un hermano, El público mudable, antojadizo?

Es que fundida tu alma generosa En un dia de amor, une al talento Una fuerza mas alta y poderosa — ¡El divino raudal del sentimiento!

Por eso, o gran cantor, no es maravilla Que á tu frente ciñeran doble lauro, Del padre Betis en la fresca orilla Y en las risueñas márgenes del Dauro.

Y aquí, cabe al modesto Manzanares, Centro feliz de la nacion hispana, Tambien te muestra, en múltiples cantares, Sa gratitud la musa castellana.

#### MADRIGAL.

(Escrito en la noche del 31 de diciembre de 1851, por el Esmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores, y glosado en la misma por el autor.)

Se deshace nuestra vida Como esa blanca nevada, A la mañana formada Y á la tarde derretida.

Hoy la que en los montes cuaja Sirve á dos años rivales; Al que viene, de pañales, Al que se va de mortaja. Los dos con la misma priesa Van tras la misma fortuna, El viejo hácia nuestra cuna, El niño hácia nuestra huesa.

¡Ay alma! Y os dan á vos Como presente importuno, Memoria el cincuenta y uno, Anhelo el cincuenta y dos!

Decidme ¿ qué os satisface, Si no hay presente, y se inflere Que es nada el año que muere, Y nada el año que nace?

#### GLOSA.

¡Cuánta insensata ambicion, Cuánto soñar delirante Son torcedor incesante Del humano corazon! Y en su ciega obstinacion No ve el alma, inadvertida, Que se deshace la vida, Como esa blanca nevada A la mañana formada Y á la tarde derretida.

Raza algun tiempo divina
Que mortal hizo el pecado,
De tu vivir limitado
Es imágen peregrina
Esa nieve alabastrina
Que el menor soplo desgaja.
La que hoy en los montes cuaja,
Sirve á dos años rivales,
Al que viene, de pañales,
Y al que se va de mortaja.

Y, sin valer desengaños,
El niño de antes, ya hombre,
Corre, aunque muden el nombre,
Tras de los mismos engaños
Mirate en estos dos años,
Mortal, tu imágen es esa:
Los dos con la misma priesa
Van tras la misma fortuna,
El viejo hácia nuestra cuna,
El niño hacia nuestra huesa.

¿Y ardiendo en orgullo insano, Angel misero, caido, Osas luchar, atrevido,
Contra el sumo Soberano?

¡Y te afanas, vil gusano,
De una falsa dicha en pos!
¡Ay alma!¡Y os dan á vos,
Como presente importuno,
Memoria el cincuenta y una,
Anhelo el cincuenta y dos!

Lo pasado, ya es olvido,
Lo futuro, es esperanza,
Lo presente se abalanza
Hácia el tiempo transcurrido.
¡Vivir! — ¡Sueño colorido
Que la luz del sol deshace!
Decidme: ¿qué os satisface
Si no hay presente, y se inflere,
Que es nada el año que muere
Y nada el año que nace?

En el nacimiento de la Princesa de Asturias,

MARIA ISABEL.

Angel de amores, candido, Que de la suma altera, Bajaste à la aspereza Del mundo terrenal; Destello luminoso Que envia un Dios pladoso, Desde el inmenso piélago De lumbre perenal;

Emanacion purisima
De su fecundo fuego,
Don concedido al ruego
De toda una nacion;
¿ Anuncia tu venida
La paz apetecida?
¿Eres açaso el término
De tanta division?

Eres electo espíritu
Desde el olimpo enviado,
A hacer afortunado
El pueblo mas leal;
O bien del alto cielo,
Bajaste á nuestro suelo
Solo á colmar de júbilo
El seno maternal?

¡Quién sabe! — El noble séquito
Que circundó tu cuna,
Ignora si fortupa
Te guarda á darle ley:
O si, envidiable gloria,
Te llamará la historia,
Madre de un Cid intrépida
O de un piadoso rey.

Noble rival de la inclita, Católica Isabela, Igual de Berenguela, O que las dos mayor; Acaso en tu camino Resérvate el destino Dobiar del pueblo hispánico La dicha y el honor.

Dios solo, en sus reconditos Arcanos, ve el secreto; A él solo está sugeto El hondo porvenir; Altivo soberano O mísero villano, Bajo la regia púrpura O ya entre el fango vil:

La suerte que le espera?

El fin de su carrera
¡Quién osará fijar?
¡Ay! Angeles caidos,
Sabemos los nacidos
Que entramos á este vórtice
À padecer y á amar.

Mas tú, que de el Empireo
Bajaste ya á la tierra,
De esta mundana guerra
A ver la confusion:
¡Mil veces bienvenida
A esta azarosa vida!
¡Guarde el Señor, del ímprobo
Dolor tu corazon!

l'ibre tu infancia púdica De sustos y de lianto; Abrigue con su manto Tu hermosa juventud: Y hasta la muerte, o niña, Tus nobles sienes ciña Una aureola espléndida De amor y de virtud!

# EN EL ALBUM

### DE LA DUQUESA DE MEDINACELI.

Rosa de amor preciada
Por quien amor suspira;
Venus por tí se mira
Despreciada,
Y pides versos á mi triste lira?

2

C

į

¿ Puede el cansado pecho Que al roedor quebranto Solo rebosa el llanto Del despecho, Alzar en tu loor alegre canto?

¿ Cóme cantar ameres
Ni trovas de dulzura
Dignos de tu hermosura,
Si dolores
Siente solo y tormentos y amargura?

Y tus divines ojos
Que el sol envidiaria,
¿ Yo, celebrar podria
Cuando enojos
Dura hicieron y bronca la voz mia?

Y esa idéal cintura
Y el piececillo leve,
¿ Quién á cantar se atreve
Si en la oscura
Caverna yace del dolor aleve?

¿Y el tornéado sene Dó amer seleso anida Aún mas de encantes liene Luz y vida, Que los jardines de la maga Armida?...

Busca, sagala hermota
Que amó Genil y admira hoy Manzanares,
O lira mas dichosa,
O mas dulces cantares...
Eco es solo mi vos de mis pesares.

Mas, si cantar no puedo
Ni celebrar tus gracias y hermosura,
Y á otros el campo cedo;
A Dios, por tu ventura
Rogaré y por tu paz, vive segura.

1852.

#### EN EL ALBUM

### DE LA DUQUESA DE FERIA.

Vision espléndida, Rosa del rio, Que el duro estío No marchitó; Gentil zagala, Del Betis gala, Hermeso espíritu Del puro amer;

A tí, benéfica
Dió la fortuna,
Preclara cuna,
Alma lēal:
Y al blando seno
De gracias lleno,
Hidalgos impetus,
Tierna bondad.

Bi miran timides
Tus dulces ojes,
Ya no hay enojes
En torno á tí;
Y es tu sonrisa
Cual fresca brisa
En tibia y lánguida
Tarde de abril.

Al rojo múrice
Dieran agravios
Los dulces labios
Que amor formó:
Y es azucena,
De mancha agena,
El alma cándida
Que Dios te dió.

Pueda el espíritu
Del amor puro,
Ser fuerte muro
De tu virtud!
Y pase hermosa
Cuanto dichosa,
En curso plácido
Tu juventud.

¡Nunca en el túrbido Mar de la vida, Llores perdida Ni una ilusion : Nunca tus ojos Candentes, rojos, Demanden lágrimas Al corazon!

1852.

1853.

#### A.... EN SU ALBUM.

Este frágil papel acaso viva [sura; Mas que el triste que hoy mancha su ter-Acaso, aún á su nombre sobreviva.; Mentidos sueños de la humana gloria! ¿Vivirá mi recuerdo en tu memoria? — No me atrevo á esperar tanta ventura.

----

## EN LA CORONACION DE QUINTANA.

Cuando en el ancho mundo todo gira En toruo al centro vil del egoïsmo; Cuando culto á los dioses del abismo Se dá y á la impiedad y á la mentira;

Cuando el hombre virtuoso, ardiendo en ira Ve en perpetuo y estúpido ostracismo El saber, la virtud, el heroismo, Cuanto de noble y santo el cielo inspira:

Plácido es ver en la region del arte Claro surgir un punto luminoso, De la perdida fé, puro estandarte.

Cese, ó vates, el llanto doloroso, Que hoy celebran las musas castellanas El sumo honor de tan ilustres canas.

#### LA PROVIDENCIA EN LA HISTORIA.

En el 2 de mayo de 1852.

Et nunc, reges, intelligite: erudimini qui judicatis terram.
DAVID, salmo II.

Y nació en la alta cresta de una roca Que combaten las olas encrespadas, Gigante de los siglos, un guerrero; Y creció, y al acento de su boca Que oyeron las naciones asombradas, Se humilló el mundo entero.

Brazo de Dios, venció crudas batallas, Debeló cien ejércitos famosos, Libertó pueblos mil de sus tiranos; A su paso cedieron las muralias, Las torres altas y los anchos fosos Y montes soberanos.

Mas un dia olvidó la pura esencia
De su santa mision, y quiso, osado,
Otra senda seguir, dar otras leyes;
Y, rebelde á la suma omnipotencia,
Quiso imitar el inmortal soldado
A los vencidos reyes.

Hijo del pueblo, de la fé jurada Renegó y de su raza y de su nombre, Y hollólos á sus plantas, iracundo: Por coronas trocó su invicta espada, Y al ver al semi-dios trocado en hombre Se alzó de nuevo el mundo.

Y otra véz se adunaron las naciones Y los monarcas, y á mortal palestra De nuevo y mas sañudos le retaron; Pero él llevó sus inclitas legiones, Y unas y otros al golpe de su diestra Vencidos se humillaron.

Y embriagado del triunfo, al universo, Escabel de su trono quiso, esclavo, Y espoleó el corcel á la victoria; Y burlando el rencor del hado adverso Vió rendir así al débil como al bravo Tributos á su gloria.

Y habia un noble pueblo, enflaquecido Só larga y ominosa servidumbre, Que el sumo imperio poseyera un dia; No el usado valor daba al olvido: — De lealtad modelo y mansedumbre, Su esclavitud sufria.

Porque eran de su tierra sus tiranos, Y de largas edades sus señores, Y generoso el pueblo, perdonaba : Atadas del amor las fuertes manos, Sus afrentas sufriendo y sus dolores, Gemia y esperaba!

Liamó el Titan á si sus tercios fieles, Y á reforzar los duros eslabones De la cadena vil, llevó sus bravos; Pero allí se agostaron sus laureles— — ¡Rotas fueron las inclitas legiones Por débiles esclavos! El pueblo despertó, cual antes fuerte Y del paterno amor enardecidos, Los esclavos en héroes se trocaron! Justa una vez la caprichosa suerte, Los que juzgaba el mundo envilecidos, El mundo libertaron!

Y en larga lid, tremenda, encarnizada, Y con mares de sangre generosa Recobraron su antigua independencia.

— Hoy, su hazaña clarisima, olvidada, Arrastran; o dolor! su vida ociosa En torpe somnolencia!

1852.

Y

**-**; -

-

بد حسر ا

- 4

63

\*\*

-

شا

\$

<u>ت</u> .

#### EN UN ALBUM.

¿Pidesme aquí una firma?— ¿Una memoria De sincera amistad? — Tal vez desées Un registro formar de ilustres nombres, Blason futuro de la patria historia. — Duéleme que tan mal tu libro emplées— ¡Son tan pequeños nuestros grandes hom-¡Vale tan poco la moderna gloria! [bres!

#### EPITAFIO.

SOBRE LA TURBA DE UN JOVEN POETA.

Bajo esta llosa halló seguro amparo Contra las tempestades de la vida, Una alma en sacro amor enardecida... ¡ Muere jóven aquel que al cielo es caro!

# LA VUELTA DEL DESTERRADO.

#### BALADA.

Tras largo padecer un pobre desterrado,
Por mayor mal,
Torna á pisar en fin el siempre idolatrado
Suelo natal.

De lejos ve surgir el techo hospitalario.

Donde nació.

Un tiempo alegre fué—triste hoy y solitario—

— ¡La dicha huyó!

T. I.

Aquella es la region dó un tiempo, ya pasado Fué tan feliz... Jamás ningun mortal así fué castigado Por un desliz!

Padres, hermanos ¡ ay! son presa de la
— ¡ De tanto amor, [muerte.

De tal felicidad, no le dejó la suerte

Ni aún una flor!

Y llora el infeliz con llanto muy amargo Su juventud! È implora con fervor el gélido letargo Del atahud!

#### EN UN ALBUM.

Un album, es un libro de memoria;
Acaso Panthéon de altos renombres,
Tal vez de caros cuanto humildes nombres,
Inútiles al libro de la historia.
Tras la gloria corred, ilustres hombres;
Que yo, desengañado,
Anhelo ser querido, no admirado.

— ¡Vale tan poco la terrena gloria!

# EL 18 DE FEBRERO DE 1852.

(Primera salida de S. M. la Reina Isabel, despues de la herida que recibió el dia 2 del mismo mes.)

¡Cuán bello luce el sol, cuando sereno, Tras las tinieblas de la noche umbria, Alumbra un punto de dolor ageno En la mansion del llanto y la agonía!

Cuando en inmensa voz, inimitable, Rueda, ascendiendo por la azul esfera, Himno de gratitud pura, inefable Que alza al Señor una nacion entera.

Cuando en múltiple voz y vario acento Se oyen preces, gemidos y canciones, Pues solo es uno el alto sentimiento Que anima tan distintos corazones.

Bella en la vida entonces, esmaltada La antes oscura y espinosa senda, Y halla entonces el alma fatigada Nuevo vigor á la mortal contienda.

Bella á tus ojos fué, sin duda alguna La jornada de ayer, noble señora; Desde la aurora que alumbró tu cuna Nunca vió España tan feliz aurora.

Ese lianto del pueblo que te adora Es de su se leal seguro emblema; Bien valen nuestras lágrimas, señora, El enojo y azar de la diadema.

Hoy tu poder es firme y valedero, No cabe en tanta fé torpe mudanza; El llanto del amor de un pueblo entero Es el triunfo mayor que un rey alcanza.

### EN EL ALBUM DE DOS NIÑAS.

Prendas de amor, levisimos capullos
De lindas, frescas y fragantes flores,
Bajados á este suelo de dolores
A embellecer el techo paternal;
Espíritus de luz, ángeles puros
A cuya vista sola siente el alma
Plácida renacer la antigua calma
De la edad de inocencia virginal:

Ya efimeras serán en vuestra vida
Las de la infancia límpidas auroras,
Y en pós vendrán las afanosas horas
De otra edad, mas fecunda en el dolor—
¡Ah! — Pueda entonces el hogar paterno
Ser á vuestro candor potente egida,
Y resbale serena vuestra vida
Vírgen de error y mal — rica de amor!

# ARRANQUE DE MAL HUMOR.

Torpe region dó la maldad se anida, Donde ignominia es ser hombre de honor, Donde el malvado goza honrada vida, Medra el ingrato, elógiase al traidor.

Donde no hay amistad y amor no existe, Donde escita sarcasmos la virtud; ¡Dó, contra Dios y religion subsiste Como suprema ley la esclavitud! Donde tráfico vil es la justicia Y sin vil estipendio no hay lealtad; Dó reina omnipotente la malicia Y es un crimen la santa libertad.

¡ Maldita veces mil, maldita seas! ¡ Maldito el corazon que no te odió! ¡ En pavesas cual Nínive te veas, Arrasada cual otra Jericó!...

1851.

#### ULTIMOS VERSOS

DEL CUADRO FINAL DE UN DRAMA TÍTULADO

FELIPE II,

que el autor escribirá, si Dios quiere, un dia de estos.

(Sacristia del Escorial. — El Rey, medio arredillado en su lecho, con la vista fija en el altar mayor del templo, que se descubre desde alli. Un atahud en frente. Al pié del lecho del Rey. varios sefiores y sacerdotes, arrodillados. El Principe Don Felipe, en primer término.)

El Rey..... Padres mios ¡ oremos al [Señor!

El Rey. — Señor!... Ya el trono [soberano

De tu poder, vislumbra el alma mia....
Ya lejos miro el esplendor mundano,
Refluye al corazon la sangre fria:
Y cuando muere en mí todo lo humano,
Al puro albor del sempiterno dia,
Una duda terrífica me espanta,
Un gélido temor mi fé quebranta.

Fuí defensor del sacrosanto fuero
De tu amorosa ley?... Fué orgullo impio
Que estravió mi razon? — ¿Fué justiciero.
O vengativo solo el brazo mio?
¿ No fui á veces, Señor, mas que severo?
¿ No abusé alguna vez del poderio,
Que concederme á tu bondad le plugo?
¿ Fuí siempre juez ó alguna vez verdugo?

El amor de la patria... mi sé ciega
En santas pero humanas tradiciones,
Me estraviaron quizá... Mi alma se aniega
En piélagos de duda y confusiones;
Y solo al corazon, tímida llega,
Cual césiro que alienta entre aquilones,

Respuesta oscura en inquietud tan grave, Esta idea terrifica: ¡Quién sabe!

1

7

ē,

7

J'

•

>

(Cae sobre la almohada y espira. Don Cristobal de Moura se acerca y le remueve.)

Moura. Ya dió el suspiro postrero.

(Oyese el De Profundis en lo interior del templo.)

Un monge. ¡ Dios le acoja en su morada!

(El príncipe Don Felipe se acerca y contempla con estupefaccion el cadáver.)

Príncipe. ¡ Poder... gloria... orgullo...

[nada!

Los cortesanos. ¡ Viva Felipe Tercero!

(Cae el telon.)

A. . . . . . . .

CARTA.

Ninfa de otros campos gala, Flor de América, sencilla, En quien tanta virtud brilla, De quien tanto amor se exhala:

¿ Trajote á Europa la suerte Cansada de serme avara, O tal vez por que encontrara En tu desamor la muerte?

¡ Quién sabe! — Mucho temor Siento, niña, al preguntar; Que pocos saben pagar La deuda de un grande amor.

Pusiera fin tal pregunta Al mal que me martiriza; Mas mi esperanza agoniza Al ver mi fé ya difunta.

De este empeño singular Mas valiera desistir; Que yo mucho he de pedir, Y tú muy poco has de dar.

Pero entre duda y dolor Y entre esperar y temer, Apenas llegó á nacer Creció gigante mi amor. Y á su recia pesadumbre No podiendo resistir, Presiero el mal de morir Al mal de la incertidumbre.

Si tu indiferencia fria Al fin me habrá de matar, ¿Qué alcanzo con prolongar Las horas de mi agonía?

Respóndeme, pues. — ¿ Sí, ó no? — Deja á tu alma responder; Nadie sabe agradecer Mas la franqueza que yo.

Tu sí, embellece mi vida, Tu no, daráme la muerte... ¡Ay! — Ya me tiene la suerte La respuesta prevenida.

Si es no, muriendo quizás Te serviré mejor, pues Seré, á lo menos, cortés, No molestándote mas.

Y hay un consuelo aún mas cierto, Al dolor con que esto escribo; El mundo es equitativo Por lo comun con un muerto.

Y tú no habrás de negar, Cuando haya muerto por tí, Que vivo te amé ¡ay de mí! Cuanto un hombre puede amar.

Y, aunque tarde, compasivo Tu pecho á mi mal horrendo, Tal vez me dará, muriendo, Lo que no he alcanzado vivo.

Tal vez, cuando en lo futuro, El cristal de la memoria Te refleje fiel la historia De este amor sincero y puro:

Tiernos den á esta pasion, Blanco hoy de ingratos enojos, Una lágrima tus ojos, Un suspiro el corazon.

Paris, 1861.

### CANCION.

Soñaba cierto dia
Una alma enamorada
Que ai lado de su amada
Gozaba de su amor;
Voió fugaz el sueño,
Y el cuadro tan risueño
Trocóse en soledad, llanto y dolor.

Devorador desco
Su hirviente sangre agita;
Un túrbido mareo
Le arrastra á su pesar;
Y en el conflicto insano
Implora al cielo en vano,
Y siéntese ya próximo á espirar.

Mas, fin la noche lóbrega
Tiene: ya asoma el sol;
Le cercan nubes diáfanas
De nácar y arrebol:
Y en medio al campo ameno,
El rostro ve, sereno,
Del sér, hermoso objeto de su amor.

Y un fuego blando animale,
Y trueca el padecer,
En goces de amor púdico,
En mares de placer.
Y al cielo un himno entona
Tan puro, que eslabona
Al sér divino su terrestre sér.

De nuevo, pardas nieblas
La luz del sol empañan;
Se palpan las tinieblas
En cielo y tierra y mar;
Y, huyendo á los dolores,
Los tímidos amores
Se agitan en inquieto revolar.

Que copa es esta vida
Dó en mezcla hay, no entendida,
La hiel de amargas lágrimas
Y el néctar del placer;
Y el hombre, ángel caïdo,
Guardó del sér perdido,
Su amor, para aumentar su padecer.

#### A ITALIA.

(ESTRAVIADA.)

(14 años despues.)

Cuando cantaba tu pasada gioria, Cuando lloré tu servidumbre impía, Nunca pensé que de mi honrada historia Debiera acaso avergonzarme un dia (1).

¿Quién me dijera, cuando el grito santo Alcé, por tí, de libertad, que rojo El rostro hoy de vergüenza, un ronco canto Alzara contra tí, mi justo enojo?

¿Quién, que el noble laurel dei triunfo hon-Culto y amor de la esperanza mia, [roso, Ceñido hoy á tu frente, el oprobioso Estigma, eterno, de Cain, seria?

¿Lauro, el que en sangre fraternal se tiñe, Y á la madre comun tanto apesara? ¡Cuánto prefiero al que hoy tu frente ciñe, Los gloriosos cipreses de Novara!

¡Allí lidiaste con honor! — Vencida Fuiste del hado en la mortal palestra; — Mas no quedó tu espada envilecida, Bien que arrancada de tu firme diestra.

Sierva te vi; mas sierva coronada A par del infortunio y de la gloria. — ¡Mas grande fué la víctima aherrojada Que el tirano feliz en su victoria!

Reina, hoy te miro de ignominia liena. —
¡Mucho y muy gravemente has delinquido,
Cuando la voz, o Italia, te condena
De un corazon que tanto te ha querido!

Aún mas que tus tiranos, fuiste dura. —

—; Superior á un verdugo en la fiereza,

No alcanzó tu respeto la hermosura,

Ni tu piedad la femenil flaqueza!

¿ Mas, qué? — ; Si huellas las virtuosas canas De aquel, que aún es de Dios, el sumo ungido, Y haces, en la impiedad de que te ufanas, Semidios á un estúpido bandido!

(1) Véanse mis odas de 1847 y 1848.

Borra el lema inmortal de tu bandera.

— Patria, honor, libertad — fueron tu guia —
¡Hoy, con sangre señala tu carrera
La bacante feroz de la anarquia!

— ¿ Porqué, allá de Parthénope en la orilla, Libre, por tí, del férreo, antiguo yugo, La roja tea del incendio brilla Y en alto miro el hacha del verdugo?

¿ Porqué esterminas á ese pueblo hermano, Fiel á su religion, usos y leyes? — ¿ Dejó acaso de ser, cual tú, italiano, Porque es leal á sus antiguos reyes?

Sigue en la empresa audaz, pueblo cristiano.

— ¿ Dudas? — La Europa te verá, tranquila, Aunque de cuadra sirva el Vaticano Al fogoso bridon del nuevo Atila.

ļ

Así, estendido en perezoso lecho, Duerme acaso imprudente el peregrino, Cuando, mortal, sobre el desnudo pecho, Brilla el traidor puñal de un asesino.

¿ Qué temes? — Sigue al ámbito romano, Que allí tendreis por mutuo y digno escote, La diadema tu rey, del soberano, Tú, el anillo y la cruz del sacerdote.

¡Ira de Dios! — ¿Qué tiene la victoria
Que así el humano corazon deprava?
— ¡Si el mundo entero ha de execrar tu [gloria,
El cetro arroja, o Reina, y torna á esclava!

¿Será que en su designio inescrutable Te empuje airado el cielo, hácia el abismo, De cuyo fondo se alza, formidable, Un nuevo y mas tremendo despotismo?

¡Quién sabe! — Tal temor mi angustia [aumenta, Que, si fuera en verdad, justo el castigo, Viera impasible tan amarga afrenta Solo el vil corazon de un enemigo.

¡ Y yo te adoro, Italia: — en tus montañas Alzó mi numen su cantar primero — Y lloré tu infortunio — y tus hazañas Canté — y maldije al déspota estrangero! ¡Detente— vuelve atrás!— Vé que aún es hora De reparar tu error con alma fuerte. ¡La senda que hoy recorres triunfadora Al deshonor te guia y á la muerte!

Hoy, que ya rotos tus pesados grillos, Tan cerca miras la anhelada cumbre, ¡Repudia á esos frenéticos caudillos Que te arrastran á nueva servidumbre!

Y no vaciles, porque aún guarde el cielo Oculto su decreto soberano. ¡Libre serás, cuando en tu heróico suelo No haya estrangero ni civil tirano!

Paris, 3 de diciembre de 1861.

#### A UNOS OJOS.

MADRIGAL.

Ojos, hermosos ojos,
Ojos que al mismo sol dieran enojos;
Ojos, dó quiso el cielo
Simbolizar de nuestro heróico suelo
El amor, la hermosura y gallardía —
¿Porqué os negais á la esperanza mia?

Cansado peregrino
A través del desierto de la vida,
O náufrago marino
Enmedio á la ancha mar embravecida,
¿ Sois, dulces ojos, el ansiado puerto
Que ofrece el cielo á mi esperanza abierto?

Ojos, tiranos ojos,
Por quien rebosa el corazon de enojos;
Ojos, luz de mi vida,
¿ Porqué me hicísteis tan ingrata herida?
Si no os curais del pecho que así os ama
¿ Porqué encender en él tan cruda llama?

Cuando los puros rayos

De vuestra luz en lánguidos desmayos,

Vagos como un ensueño,

Ledo desparce vuestro hermoso dueño:Ojos, verdugos sois ó redentores,
Si con desden mirais ó con amores.

El corazon rasgado En vuestros dulces rayos abrasado Ya ni piedad implora De la adorada ingrata, encantadora; Y, empero, es tal la fé con que la quiere Que mudo sufre y adorando muere.

Paris, enero de 1862.

#### IMPROVISACION.

En la muerte del Teniente Don Manricio Arascot, acaecida en la gloriosa jornada del 16 de julio de 1856.

Pisando apenas el umbral dorado De la edad mas feliz de nuestra vida, Una inhumana y alevosa herida Te precipita en el sepulcro helado.

¿ Qué ¡ ay ! tan triste, profundo y prolongado Resuena? — Es de una madre dolorida, Que llora su esperanza mas querida, El dulce fruto de su amor pasado.

Llora — justo es llorar; — pero en tu alma Germina ya el consuelo de la gloria, Que el tiempo acata y ni el rencor derrumba.

¡No llanto al que alcanzó la noble palma

De hallar, en medio á la marcial victoria, Por su Patria y su Reina heróica tumba (1).

- (1) Si acaso tiene algun mérito la improvisacion de este soueto, que dicté á uno de los compañeros de Arascot, á peticion suya, se lo dará la circunstancia de hallarme yo mismo gravemente herido desde la jornada del 14. El respetable pariódico « La España », que en su número correspondiente al 20 de julio, publicó este soneto, decia así :
- « El señor García de Quevedo conserva en mee dio de sus dolencias su calidad de buen poeta « hasta el punto de prescindir de si propio y & « su gloria personal para cantar generosamente d « sacrificio de otros, etc., etc. » Y esta cita que hago aquí no es por inmodestia, pues harto sé que en aquel dia como en todo el famoso bienis, m hice mas que cumplir con mis deberes de buen pañol y de súbdito fiel; sino para consignar, es esta edicion de mis obras que acaso dure mas que yo, á los caballerosos redactores de « La Repais, » Egaña, Bremon, y otros cuyos nombres ignora. mi gratitud por los calorosos elogios que á mi conducta durante aquel azaroso periodo dieres mas de una vez, y que yo estimé entonces com estimo hoy, una verdadera recompensa de mis bien intencionados esfuerzos en pro de la patrie y de la Monarquia.

Paris, 15 de enero de 1862.

# ODAS A ITALIA.

**→0**>×0**→** 

# A LOS ITALIANOS

Pocos dias despues del advenimiento del inmortal Pio IX al Pontificado, escribíamos en una de nuestras leyendas, desconocida aún á fuer de nuestro poco valer literario, las siguientes palabras que hoy podrian pasar por una profecía.

« Todos los que, como los humildes narradores de esta historia, hayan viajado en las dos últimas décadas por aquella hermosa tierra, que como dijo el poeta:

L'Appennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe,

habrán visto, si con alguna detencion han estudiado el pueblo que la habita, tan calumniado por escritores poco reflexivos, así propios como estrangeros, y en realidad tan noble, tan generoso y tan apto para todas las cien-

cias y las artes; habrán visto, repetimos, con los ojos de su entendimiento, y tan claro y patente como el sol de un hermoso dia, que el instinto de la libertad é independencia; todos los instintos nobles, generosos y grandes, que constituyen la gloria y poder de los pueblos, y que el despotismo empieza sofocando para matarlos despues; tras una tan larga y enojosa servidumbre, no habian muerto, no, en los pechos italianos; estaban adormecidos solamente. Así que, al advenimiento de Pio el Grande, no bien ha resonado la voz del Apóstol, cuando del Etna á los Alpes ha conmovido aquel suelo una de esas sacudidas eléctricas de las naciones, que bastan por sí solas á derrocar los tronos robustecidos con siglos de tiranía, y volver á los hombres aquel bien que puede coartarse, confiscarse, vincularse, por decirlo así, en uno solo; pero que nunca se pierde.—Aquel tesoro que en su amor dió el Hacedor Supremo á sus criaturas, como el mas noble, el mas preciado, el primero de sus beneficios. ¡ La santa Libertad!

« Nosotros hemos escrito estas mismas palabras cien veces, contradiciendo, á pesar de nuestra pequeñez y oscuridad, á los primeros escritores del siglo: porque habíamos viajado por Italia no con la opulencia y el fausto de los poderosos de la tierra, sino con el báculo del peregrino; no con la soberbia y el orgullo de los maestros, sino con la humildad del discípulo que viaja en busca de la verdad.

«Nadie puede aún asegurar el porvenir que aguarda á aquella noble tierra, teatro en dias mas felices de tan grandes cosas: patria feliz de tantos hombres ilustres; pero nosotros, sinceros amigos y admiradores suyos; nosotros, hermanos en religion de sus hijos, tenemos fé y esperamos! — Tenemos fé y esperamos, y tal vez no esté lejos el dia en que podamos cantar con el primero de los profetas: .... Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine: dextera tua, Domine, percussit inimicum! »

Poco tiempo despues escribíamos nuestra Oda á Italia, que se publicó en el mes de julio de 1847; algunos dias mas tarde, la oda á Pio IX; y hoy que por último vemos ya casi cumplidos los votos que formábamos por vuestra felicidad, cúmplenos dirigiros el canto de victoria que en la oda primera os ofrecíamos. Bien conocemos el corto valor del presente; pero hános parecido bueno y justo contribuir con el óbolo modesto del poeta á la grande obra de vuestra regeneracion política. Pobre y mezquina es la ofrenda, italianos; pero tal cual es, es cuanto os puede dar vuestro sincero admirador y amigo.

Madrid, 20 de abril de 1848.

J. HERIBERTO GARCÍA DE QUEVEDO.

#### A ITALIA!

ODA.

Como en la azul atmósfera
Desde la cumbre alpina,
Rauda se lanza el águila
Hasta que al sol vecina
Un punto el vasto océano
Y el mundo ve á sus piés;
Mas si flechero impávido
Tiro mortal le asesta
Herida el ave ciérnese
Y luego en la alta cresta
Ya moribunda abátese
Rendida su altivez:

Así caiste, ; oh mísera!

De la sublime cumbre;

Y ora só el yugo férreo

De odiosa servidumbre

Inclinas mustia y pálida

La antes soberbia faz:

Te humillas ante el bárbaro

Tirano que te asuela,

Sin que haya un sér magnánimo

Que de tu mal se duela,

¡ Ni un campeon intrépido

Que ose por tí lidiar!

¡ Qué! solo esclavos tímidos Se nutren en tu seno? La raza de los héroes De Munda y Trasimeno, Ni un solo ilustre vástago Dejó detrás de sí? Tú, patria de los Césares, Camilos y Escipiones; Tú, madre de los Régulos, Los Brutos, los Catones, ¿ No tienes ya ni mártires Que osen morir por tí?

¡Cuánta en el alma inspirame
Honda piedad tu lianto!
¡Cuánto, oh matrona, el lúgubre
Gemir de tu quebranto,
Dolor infunde al férvido
Ansioso corazon!
¡Yá quién no mueve á lástima
¡Oh Italia! tu amargura?
¡Ay! tus arroyos límpidos,
Tus campos de verdura,
¡ Mas qué?... tus mismas lágrimas
Libres tampoco son!

Raza de esclavos trémulos,
Nacion degenerada,
De tus abuelos inclitos
Osa empuñar la espada —
— Qué esperas ya? — ¡Levántate!
¡No mas esclavitud!
El sacrosanto lábaro
De libertad tremola —
— ¡Hay en tus campos fértiles,
Hay una piedra sola,
Que no recuerde altísimas
Memorias de virtud?

¡Sus! ¡al combate! — el ánimo
No os faltará, guerreros! —
Brillen al aire fúlgidos
Desnudos los aceros!
Pueble el espacio el hórrido
Bramido del cañon —
Llene la trompa bélica
Los ámbitos del mundo,
Y á la ardua lid arrójense
Con brio sin segundo,
Mil y mil dignos émulos
De Bruto y de Caton.

Ya se oye el ronco estrépito
De la feroz batalla;
Ya en ambas partes mézclanse
La sangre y la metralla: —
¡Supremo Dios! ayúdales
En la revuelta lid!
¡Sus! mis valientes italos,
ilustres ciudadanos!
La Italia sus Thermópilas
Tendrá y sus Espartanos!
— Ya só la regia púrpura
Tiembla el tirano vil!

Y si al romper impávidos
Vuestra servil coyunda,
Moris, nunca del héroe
La sangre fué infecunda;
Que es el morir dulcisimo
Por patria y libertad!
Sabed, nuevos Leónidas,
Morir con frente altiva!
¡Dará á los sacros túmulos
Honor la siempreviva,
Y al llanto de las vírgenes
El lauro crecerá!

Mas ¡ ay! el estro olímpico, El fuego sacrosanto Del genio sumo fáltame A tan sublime canto; Pobre mi lira y rústica, Mi acento débil es.... ¿ Qué importa? — El fuego eléctrico Que abrasa mis entrañas En manantial clarísimo De insólitas hazañas, Para ese pueblo indómito Se trocará tal vez!

Tal vez la humilde citara,
Indigna de memoria,
Mejor entone el épico
Cantar de la victoria:
¡ Tal vez el eco escúchese
En la remota edad!
Y si su gloria efimera
Con el cantar perece
¿ Qué importa? — Al vate bástale
Como á la flor que crece
El sol, el aura plácida
De amor y de amistad.

۲

¡Sus! mis valientes ítalos,
¡Sus! al feroz combate!
Responda al rudo cántico
Del estrangero vate,
Responda el grito altisono
De libertad y honor!
Y cuando la vorágine
Del tiempo, en lo futuro,
Con mi cadáver lívido
Trague mi nombre oscuro,
Solo una amiga lágrima
Os pedirá el cantor.

1º de julio de 1847.

#### A PIO IX.

Fiat lux....

Del mas escelso trono
Que leyes dicta á la asombrada tierra,
De allí, donde sin iras, sin encono,
Lanzaste el grito de la santa guerra
Contra abusos tiránicos
Que el tiempo sancionó cual sabias leyes,
Ejemplo dando, altísimo,
A los pueblos á un tiempo y á los reyes.

Desde el sublime asiento

A dó el Cielo ensalzó tu mansedumbre,

Dó de saber y de virtud portento

Te admira la estasiada muchedumbre:

Oye, Señor, el cántico

Que por mi voz eleva hasta tu alteza

El entusiasmo férvido

De un pueblo admirador de tu grandeza.

Que en ti, Señor, reside
De Dios el almo espíritu fecundo
Que en el Cielo del sol la lumbre mide
Y agita el mar y fertiliza el mundo;
Cuya mirada fúlgida
Abarca el orbe y la estrellada esfera,
Y traza en órden rápido,
Su suerte al hombre, al astro su carrera.

Hizote el Poderoso
Como al Profeta Rey, prudente y sabio;
Como al suyo á tu acento sonoroso
Dióle la uncion divina de su labio;
Nuevo Moises, del Sinai
Celestial, remontándote á la altura,
Diste á tu pueblo un código
De amor y de esperanza y de ventura!

Hablaste. — Tus acentos
Despertaron á un pueblo adormecido,
Y en las alas llevados de los vientos
Recorrieron el orbe extremecido.
Bajo el dosel espléndido
Los déspotas tambien los escucharon,
Y envueltos en su púrpura
Con el frio del miedo tiritaron.

Hablaste..... y al sonido
De tu inspirada voz se extremecieron
Los restos entregados al olvido
De los fuertes varones que vivieron:
En sus modestos túmulos
Gimieron de placer los Escipiones,
Y en eco respondiéronles
Las cenizas de cien generaciones.

La sangre esclarecida
Hirvió de los egregios genitores
Y en las venas corrió con nueva vida
De los degenerados sucesores,
É interminables vítores
Saludaron al nuevo soberano
Del Tibre al Volga gélido
De Europa hasta el confin americano.

Cual de la escelsa cumbre
Lenta desciende la gigante roca,
Mas luego, por su misma pesadumbre,
Ya corre, ya hácia el liano se desboca;
Y en su carrera rápida
Detrás de sí dejando inmensa calle
Trueca en desnudo páramo
El bosque, hasta llegar al hondo valle:

Tal contra el soberano Impulso, que en tu amor al pueblo diste, El mundo entero se opusiera en vano, Que es mision que del Cielo recibiste. ¡Sigue, Señor, impávido, No te arredre la lid, sigue adelante! ¡Qué temes á los déspotas, Si pugna en tu favor el sumo Atlante?

De estragos y rencores

El tiempo fué. — La lucha encarnizada

Del pueblo y sus cobardes opresores,

Finará maldecida y execrada:

En vez del casco férreo

De los Julios, tu frente encanecida

Deflenda el Santo lábaro

Signo de redencion y eterna vida!

Que el Salvador divino,
De luto y sangre, y de rencor y guerra,
No infausto nuncio al universo vino,
Sino de amor y paz nuncio á la tierra:
Y cuando allá del Gólgota
Le vió espirar la maldecida cumbre,
Rindió el divino espíritu
Entre acentos de amor y mansedumbre!

Hombres de entrambos mundos, ¡Ved cuán fuerte y lozana se levanta Y rica en bienes de virtud fecundos De la alma libertad la egregia planta! ¡Ved cual ocultan trémulos Los tiranos la torva faz impía Al ver el astro présago De la union, y la paz, y la alegría!

Y tú, Príncipe augusto,
Padre del pueblo, sacerdote santo,
Tú, que la gloria cifras en ser justo
Y enjugar de tus súbditos el llanto:
¿Al corazon magnánimo
Ya qué le falta para ser dichoso?
Ver en su amor al ítalo
Libre y feliz, y grande y poderoso!

Y lo será. — Ya leo
Del hondo porvenir en los arcanos;
En solo un pueblo ante mis ojos veo
Los numerosos pueblos italianos:
Unido al de Parthénope;
El romano y lombardo y el de Etruria,
Y el piamontes intrépido,
Y el navegante audaz de la Liguria!

De bárbaros confines

Veo acudir millares de paganos,

Acatando de Dios los altos fines,

A abjurar sus errores en tus manos.

«¡Aqueste es el Pontífice

Del verdadero Dios — su fé es la santa la En inefable júbilo

Postrados clamarán ante tu planta.

e Y á cuál mas pura gloria

Pudo aspirar en su ambicion el hombre?

En el inmenso libro de la historia,

¿Qué nombre habrá, Señor, como ta nom
La gloria, cual relámpago, [bre?

Cae del tiempo en el báratro profundo;

Pero tu fama altísima

Vivirá tantos siglos como el mundo!!!

15 de agosto de 1847.

# A ITALIA (1).

.... Dextera tua, Domine, mgnificata est in fortitudine: dextera tua, Domine, percussit inimica. Cent. de Moises. (Exed. XV.1)

La hora sonó. — Del fúlgido Alcázar soberano
Tronó tu voz terrifica,
Se alzó tu eterna mano;
Y al escuchar el mundo
Tu acento tremebundo,
De susto y gozo trémulo
Postróse y te adoró!

Qué haceis, valientes italos, Que aun os sufris esclavos? Pueblo fecundo en héroes, Ora; do están tus bravos? ¿Do están tus Escipiones, Tus Brutos, tus Catones, Del Alpe al Etna turbido, Del sacro Tibre al Po?

Ya se alzan, ya — ¡ Qué espléndidas
Falanges vencedoras!
Ved cual se agitan pálidas
Las huestes opresoras....
— ¡ Sus ! ¿qué esperáis? — Los grillos
Romped, fuertes caudillos!
¡ Suene la trompa bélica
Del uno al otro mar!

¡Oid!... piadosos cánticos
Al Cielo azul se elevan;
A la ardua lid los mártires
Mil hecatombes llevan —
¡Espléndido holocausto!
¡Dia por siempre fausto!
— ¡La libertad por idolo,
La patria por altar!

(i) Despues de la victoria de les milaneses y venecianes, etc. Ya marchan..... ya el relámpago Se ve de los aceros; Conturba ya la atmósfera La voz de los guerreros: Con lúgubre estampido Brama el cañon temido Y el humo y sangre mézclanse Al polvo de la lid!

3

.

3:

٠ ڪ

....

j

Y á debelar las hórridas
Falanges del tirano,
¿ Dónde el caudillo intrépido?
¡ Miradle! — ¡ Es un anciano!
Ardiendo en santo brio
Alzase el Nono Pio....
— ¿ Quién contra Italia incrédulo
Si Dios es su adalid?

Dios, que en su santa cólera, Contra el poder injusto, Puso en la mano trémula Del sacerdote justo Los rayos de su diestra; Y en la mortal palestra, Nuevo David revistele De fuerza y juventud.

Al viento dando el lábaro
De libertad, del Tibre,
Con voz clamó estentórea:
« Viva la Italia libre! »
— ¡ Y á obedecer sus leyes,
Los pueblos y los reyes
Cabe su trono agólpanse
Que es faro de salud!

¡Huid vosotros, déspotas,
De ese fecundo suelo;
Huid, vencidas águilas
Del Norta, en raudo vuelo!
¡Huid! huid! — ¡Ya dora
De libertad la aurora,
El llano y la alta cúspide
Del ítalo confin!

Buscad asilo rápidas
En vuestras hondas nieblas;
Que ya del suelo itálico
Huyeron las tinieblas:
En polvo el yugo impío
De vuestro poderío
Cayó. — ¡No ya mas lágrimas,
Que el duelo tuvo fin!

Huid, funestas águilas; Que basta á vuestra gloria De tanto mal la fúnebre Interminable historia. ¿ Mas dónde? — En vuestro abrigo Aguárdaos el castigo; Que ya en el Norte gélido Se alzó la libertad.

¡ Prez á vosotros, ítalos,
Heróicos vencedores!
Ya en vuestro suelo indómito
No hay siervos ni señores: —
Trocóse la esperanza
En gloria y bienandanza...
¡ Cantemos del Altísimo
La eterna majestad!!!

15 de abril de 1848.

#### LA POBRE MADRE.

BALADA.

Es la noche tenebrosa
Fria cual noche de enero,
Y un espantoso aguacero
Viene á aumentar su rigor;
Y en el umbral de un palacio
Sobre la enlodada acera,
Hay una familia entera
Presa infeliz del dolor.
No lloran ya los cuitados,
Sus pechos enronquecidos
Exhalan sordos gemidos,
Y con lastimera voz,

En coro repiten
Con lúgubre són:
— «¡Dad una limosna
Por amor de Dios!»

Una muger y dos niños,
Dos hijos son con su madre,
Una familia sin padre
Y en la mas cruda horfandad.
Allá dentro, los sonidos
Se escuchan de alegre orquesta,
Que es ostentosa la flesta,
La mansion casi real:
Adentro las fuentes todas
De la terrestre ventura,
Oro, talento, hermosura,
Vénse en confuso monton:

De afuera responde

La siniestra voz:

— • ¡ Dad á vuestro hermano

Por amor de Dios! »

Y entran damas fascinantes,

Aún mas que por su riqueza,
Por la espléndida belleza
De su rostro y actitud;
Cándidas pieles de armiño
Cubren las tersas espaldas,
Y rubies y esmeraldas
Rēalzan su juventud,
Vienen detrás, muy galanes,
Con varonil apostura,
Hidalgos de raza pura
Y otros que nobles no son;

Mas ninguno atiende A la triste voz; — « ¡ Dad limosna, hermano, Por amor de Dios! »

Entran al regio sarao
Y de allí al salon de juego
Dó se apiña enjambre ciego
Con el ansia de ganar.
Y rueda en la mesa el oro
A diez fortunas bastante
Mientras la turba anhelante
Ni aún se atreve á respirar.
Cada cual su carta espera,
No hay amigo para amigo,
Que es todo el mundo enemigo
Ante el metal corruptor;

Y en tanto, prosigue En la calle el són: — « ¡ Dad una limosna Por amor de Dios! »

Y la mudable fortuna
A este sume en la pobreza,
A aquel colma de riqueza,
Pero corrompe á los dos;
Que no hay virtud que resista
A la codicia del oro,
Y hay quien por corto tesoro
Vende ley y patria y Dios!
¿Qué importa á la noble turba
Lo que pasa por de fuera?
¿Qué importa que lastimera
Suene en la calle la voz:

~ | Por piedad, señora,
Caballero, vos,
Dad á una infelice
Por amor de Dios! »

A impulsos del hambre y frio, El corazon en pedazos, Ve la madre entre sus brazos Su hijo menor espirar! Pierde el juicio la cuitada A tan suprema amargura,
Y á la yerta criatura
Se esfuerza por calentar.
Con sus harapos la cubre,
Contra su seno la oprime,
Y mas blen que canta, gime
Sentidísima cancion;

Mientra el otro niño, Con trémula voz: — « ¡ Dad limosna, clama Por amor de Dios! »

«; Duerme, canta la insensata,
Duerme, del alma hijo mio,
Que así del hambre y el frio
Menos, mi bien, sufrirás:
Duerme, hijo mio, hasta el alba,
Que es la noche muy oscura;
Duerme, que el hambre es muy dura
Y es terrible el despertar;
Cuando el nuevo sol que al mundo
Trae el calor y la alegría,
Al pobre trae un nuevo dia
De angustias, hambre y dolor!

Y en tanto, no cesa Del niño la voz: — «¡ Dad una limosna Por amor de Dios! »

Ya despunta en el Oriente
Pura, la límpida aurora,
Y la turba atronadora
Se retira del festin;
A la puerta se atropellan
De los nobles orguliosos,
Los trenes esplendorosos
Ciento á ciento y mil á mil:
Y en tanto, la pobre loca,
Con torvo mirar, incierto,
Les presenta el niño muerto
Cantando con ronca voz:

« ¡ Vedle, entre mis brazos
De hambre se durmió :
— « ¡ Dad pan, para el niño
Por amor de Dios ! »

EL SOL PONIENTE.

MEDITACION.

¡Con cuán lenta majestad, Noble luminar del dia, Camina tu claridad, De la azul region vacía Por la vasta inmensidad!

Puebla tu luz bendecida Tierras y mares y vientos, Y á tu fuerza enardecida Tornan de nuevo á la vida Los dormidos elementos!

Por la region celestial, Entre celajes de tul, Vas, gigantesco fanal, A perderte en el cristal De ese inmenso espejo azul.

15

1

ð

., .

\*\*\*

...

1

· ·

1

Ė

ي: ا

Y palidecen los rayos
De tu luz deslumbradora,
Y mientra el mundo te llora,
Entre lánguidos desmayos
Tu disco se descolora.

Y como á perderte vas En el remoto occidente, El corazon y la mente Preguntan si volverás Por las puertas del oriente.

Volverá tu resplandor A animar tierras y mares Con fuego generador, É inmensos himnos de amor Se alzarán de tus altares;

Mas al ver esa del dia Postrera luz moribunda, Siento presa el alma mia En misteriosa y profunda Y santa melancolía;

¡Que eres imágen, oh sol, Del cenit en la altitud, De la fuerza y juventud, Y tu pálido arrebol, Presagio del ataud!

— ¡Quién sabe, o sol! si mañana Cuando torne el mundo á verte, Por decretos de la suerte, Cuanto es en mi vida humana Será presa de la muerte!

¡ Si el osado corazon, En que hoy sangre hirviente late, Y la altanera razon, No oirán ya la confusion De este revuelto combate! ¡Y empero, el alma atrevida Y el rápido pensamiento Reluchan con ardimiento, Sin contemplar que es la vida Un esimero momento!

¡Sin ver ¡ay! que la ambicion, Que en incesante agonia Turba el pecho y la razon, Sueño es de la fantasia, Delirio del corazon!

Miserable humanidad,
A tantas glorias crēada
Por la suma Potestad,
Nunca serás perdonada
De tu primera maldad?

Por tu soberbio pecado Te condena un Dios airado A recoger ;oh dolor! En llanto y sangre amasado El fruto de tu sudor!

— ; Raza de ángeles caidos, Del cielo desheredados, Que nacéis entre gemidos, Y vivís desesperados, Y morís desprevenidos!

¿Porqué la vida adorais? ¿Porqué à la muerte teméis? — ; Tanto el bien desconocéis, Que el dolor idolatráis Y la dicha aborrecéis! —

; O padre sol! — Si mañana, Cuando torne el mundo á verte, Fuera presa de la muerte Cuanto es en mi vida humana, Por decretos de la suerte:

¡ De cuánto amargo dolor, De cuánta fiera inquietud Me libertara en su amor, El sumo Dispensador De la dicha y la virtud!

Tú, en tanto, oh sol! por igual, En tu carrera gentil, Viertes tu puro raudal Sobre el áspero erial Y el aromoso pensil;

Que eres imágen sensible De la suma Potestad; Y al bien y al mal impasible, Sigues tu curso apacible Con serena majestad.

#### CONTRA LA ESCLAVITUD.

d'Tú lo miras, Señor Omnipotente, Y sufres y perdonas, O en crudo, raudo, asolador torrente Tus iras amontonas?

Te insultan los verdugos inhumanos Invocando tu nombre; ¡Los hermanos devoran sus hermanos, El hombre vende al hombre!

¡Señor! — Cuando del Gólgota en la cumbre Vió el mundo tu agonía, ¡No fué de la oprobiosa servidumbre El postrimero dia?

Si fué, Señor, tu sangre derramada Salud al universo, ¿Porqué vive esa raza condenada A un hado tan adverso?

— La obra de redencion no fué cumplida Si aún siervo gime el mundo. — ¿Serán de todo un Dios la sangre y vida Holocausto infecundo?.....

Flaco mortal, que en la tiniebla oscura
De tu mezquina ciencia,
 Te atreves á acusar en tu locura,
La suma Providencia;

Imitador del ardimiento insano

Del arcángel precito,
¿Osa juzgar tu orgullo al soberano
Señor de lo infinito?

Porque tus flacos ojos terrenales
Acusen tu impotencia,
¿Limites das precisos y fatales
A la infinita ciencia?

¡De este cáos mortal, vertiginoso, Entre la niebla oscura, Vive eterno el principio luminoso De la verdad futura!

Y ¡ á pesar de sí misma y del averno, La humanidad camina Al fin que la ordeno, sumo y eterno, La voluntad divina! ¿Juzgas el campo estéril y asolado?

— El grano está latente. —

El árbol del saber, fruto vedado,

Germina lentamente.

En medio á la ignorancia tenebrosa Y el crimen y locura, La incubacion prosigue misteriosa Con marcha mas segura.

Al través de ese impuro torbellino De crimenes y errores, Irradia el sol de la verdad divino Con vivos resplandores.

Y en torno de él, en círculo girando Van mil generaciones, A su luz lentamente desgarrando Sus fajas y prisiones.

Y llegarán los tiempos, hoy distantes,

De su imperio fecundo. —

— Los siglos de la historia son instantes

En el vivir del mundo!

1852.

## LOS BRUTOS.

Del borde de una tumba el fiero Bruto Se alza blandiendo la sangrienta espada, Derriba un trono y á la patria amada Da de sangre filial amplio tributo:

Llenando á Roma de pavor y luto. La mano en sangre paternal bañada. Marco, cabe otra tumba ensangrentada Coge de su venganza amargo fruto.

— ¡Destino singular! — Bruto el primero Ilustre ciudadano y parricida, Liberta á Roma de la grey tirana:

Con su virtuoso crimen el postrero Solo alcanza morir, y con su vida Fina tambien la libertad romana!

#### A LA FORTUNA.

¿Qué gloria esperas, bárbara Fortuna, Persiguiendo sin tregua á un miserable? ¿Porqué, cuando á los otros tan instable Eres á mí tan firme y oportuna? Todas me arrebataste, una por una, Cuantas slores la vida hacen amable; Que duro, impío, acérrimo, implacable Siguióme tu rencor desde la cuna. —

k

Ŀ

— Inútil saña, estúpidos furores, ¿Qué son á mi valor? — Solo me inspiras Sarcasmo frio, insultador desprecio:

Si tienes mas, envia mas dolores; Que yo, á despecho de tus crudas iras, Mientras me acoses mas, en mas me aprecio!

#### A ROMA.

Astiterunt reges terræ et principes convenerunt in unum adversus dominum et adversus Christum ejus.

Salmo II, v. II.

Amici mei et proximi mei adversus me apropinquaverunt et steterunt.... Salmo XXXVII, v. XI.

¿Porqué del padre Tiber la corriente Hácia el revuelto mar sangrienta corre? ¿Porqué en lamento fúnebre, estridente, Los bronces gimen de la excelsa torre? ¿Porqué retiembla el ámbito romano A la tonante voz del Vaticano?

¿ Qué quiere esa falange asoladora, Que en aparato bélico, iracundo, Impía cerca á la que fué Señora Un tiempo ¡ ay Dios ! del asombrado mundo? ¿ Quién el caudillo de piedad ageno? ¿ Quién la guia al asalto, nuevo Breno?

¡Ay! ni tanto dolor, ni la ruína De tan alto poder; ni la memoria, ¡O ciudad de los Césares divina! Del esplendor de tu pasada gloria, ¿Bastará á contener el flero amago De tal desolacion, de tanto estrago?

¡Qué!—¿No se habrán de alzar tus bravos En el riesgo civil como uno solo? [hijos ¿ No ven los ojos en tus muros fijos De cuantos buenos hay de polo á polo? ¿ No encierra tu recinto un solo Bruto Que de su sangre dé filial tributo?

Sí encierra, sí; — De la falange impia Al parche atronador, ya palpitantes Se aprestan en magnánima portia Mil y mil de tus nobles habitantes, Y guay de los feroces invasores Si lidian bien tus bravos defensores.

Ya se alzan, sí; — ya miro sus banderas Libres flotar al aire desplegadas; Ya atónitas escuchan tus riberas El grito de tus huestes denodadas, Y retruena el clarin llamando á guerra De uno al otro confin de la ancha tierra.

Se acerca la ardua lid; — por la llanura Que el sacro Tíber con sus ondas baña, En formidable tren que dá pavura, Se ve marchar la muchedumbre estraña: ¿ Qué quieren de tí, Roma, esos guerreros? ¿ Qué buscan, Roma, en tí, los estrangeros?

En nombre de la paz, vienen talando Tus tierras, y arrasando tus ciudades; En nombre de la fé, vienen sembrando La muerte en tus heróicas soledades: — Creed, gozad, piadosos corazones, En la fé y en la paz de los cañones!

Estraño modo de salvar, matando,
De edificar, feroces destruyendo,
De dar la libertad, esclavizando,
De guardar la pureza, corrompiendo!
Y el mundo esclama en su estupor profundo:
¡Estraño modo de salvar el mundo!

| (1 | ). | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|    |    | _ |   |   |   |   |   |   | _ |   | _ | _ | _ |   | _ | _ |   | _ | _ | _ |

Y tú, Roma eternal, alza la frente Intrépida á lidiar : nada te espante! De libertad la causa omnipotente De cada niño tuyo hará un gigante, É igual al Dios será de las batallas Cada hombre que desienda tus murallas!

Lidia sin descansar: — tu antigua gloria Al recordar, tu brazo tremebundo, Escriba aún otra página en la historia De útil leccion al asombrado mundo; Y aunque veas, cercando tus bastiones, Las banderas flotar de tres naciones:

Que tus hijos se muestren sucesores Dignos, del alto nombre de Romanos; Y si vencen los crudos invasores, Si sucumben tus nobles ciudadanos; El mundo por la voz de sus cantores

(1) Aqui faltan algunas estrofas.

Al mundo clamará: —«¡Llorad, hermanos!
«¡En ese cementerio ennegrecido
«La libertad del mundo ha sucumbido! »

Madrid, 29 de junio de 1849.

EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE

DE 1855.

Las doce da el reloj — solemne hora Que el fin separa del nacer del dia; Hora de paz y calma encantadora, Del dia que pasó breve agonía.

¿ Porqué agita un penoso sentimiento El alma, á cada lenta campanada? ¿ Qué anuncia aquese fúnebre lamento? ¡ Un dia mas al seno de la nada!

¡ Un dia, un año mas á la memoria, Una esperanza nueva al corazon! ¡ Recordar — anhelar — hé aquí la historia De nuestra mundanal tribulacion!

l Cuántas fatigas, lágrimas y errores, Y humillacion, y crímenes, tal vez, Por conquistar, o suerte, tus favores En tan vertiginosa rapidez!

¡ Un dia, un año mas á la memoria, Un átomo de la honda eternidad! ¿ Una página mas graba la historia, Culto ó leccion á la futura edad?

¿ Debe acaso esta edad ser recordada En el mármol y el bronce endurecido, O es levísima gota, ya olvidada En el pielago inmenso del olvido?

¿ Es el inquieto gérmen que estos dias Hace hervir la pensante levadura, El misterioso Verbo de un Mesías Llamado á redimir la edad futura?

O bien, el virus roedor, latente, Que luego en espantosa progresion Legue este siglo á la futura gente, Símbolo de final disolucion?

Quién sabe! — Dios en su saber profundo Discernir puede solo el bien del mal — — ¡Del mayor crimen que recuerda el Recibimos la herencia celestial! [mundo,

No seré yo quien lance el anathema Sobre el misero tiempo en que naci; Pero, en verdad, generacion blasfema, ¡ Desque pude pensar te aborrecí!

Aborrecí la negra hipocresia Con que encubres tu vil perversidad, Y tu falsa, venal sabiduría, Timbre y blason de la presente edad.

¿ A dónde vas con tu mezquina ciencia? ¿ A dó te lleva tu febril razon? — ¿ No ves, que tu señada omnipotencia Es vanidad, tinieblas y afliccion?

Divinizaste tu mortal miseria De la fé y religion con torpe insulto, Y, el espíritu muerto, á la materia Votaste altares y rendiste cuito!

Eran menos grosera idolatría Los ídolos del ciego paganismo. — ¡Hoy se proclama, en su demencia impia. El mísero mortal, Dios de sí mismo!

Nuevo Luzbel, á combatir se lanza Contra el Supremo, perennal poder, ¡Y, el insensato, á comprender no alcanza Ni aún los abismos de su propio ser!

A dó corre, Señor, precipitada

La actual generacion en su locura?

— ¡Quién me diera tender una mirada

Por los asombros de la edad futura!

#### OB ICH DICH LIEBE (1).

**A N....** 

Pregunta al triste preso encadenado De un calabozo en la tiniebla oscura, Si ansía aspirar del florecido prado Al alba matinal el aura pura, Y la múltiple oir, vaga armonía Que alza la creacion al rey del dia:

Pregunta al estraviado caminante De Sahara en el pielago arenoso, Al hambre y sed rendido, palpitante, Si desea el oasis delicioso, Cuando al caér del sol, con agonía Mira ante sí la inmensidad vacía:

(1) Si yo to emo. Titulo de una melodia ale mana.

Y al náufrago infeliz que á un remo asido Sobre los montes líquidos resbala, Y á la fatiga y al pavor rendido Casi el suspiro postrimero exhala, Si ve surgir la playa apetecida, Pregúntale si torna á amar la vida!

Y á esa jóven, en fin, que abraza á un niño Ansiado fruto de su amor primero, Pregúntala si es santo su cariño, Y puro y generoso y verdadero..... ¡ Mas el fuego sintiendo en que me inflamo No preguntes, ingrata, si te amo t

1

ļ

ţ

#### LA MUERTE.

# A CARLOS DE OCHOA.

¿Porqué de aquesa lúgubre campana Turba los aires la siniestra voz? ¿Quién es esa temida soberana Que su sonido cóncavo anunció? La muchedumbre pálida Repite en ronco acento, aterrador: «¡Al monstruo dad famélico Su presa de hoy!»

De la humilde cabaña al regio trono
Alcanza su segur con golpe igual;
Arranca al infeliz de su abandono,
A la virgen del ara nupcial:
¡De su miseria al huérfano,
De su bélico triunfo al vencedor,
Y á la viuda exánime
De su dolor!

¿Porqué llorais los que á su golpe rudo Mirásteis vuestro amor desparecer? ¿No es ella, acaso, impenetrable escudo Contra todo el humano padecer?

No cesen, no, las lágrimas, Mas corran por vosotros que vivís, Que de la paz vestíbulo Es el morir.

Este inquieto anhelar que turba el alma, Ese deseo vago y seductor De mas profunda fé y amor y calma Que los que en este mundo puso Dios: — L Revelacion altísima

No son de otra existencia mas cabal,
De fé y amor seráficos
Y eterna paz?

¿ Porqué, pues, á la voz de esa campana Que de tanto penar anuncia el fin, Se ha de empeñar la necia grey humana Insensata en llorar, ciega en gemir?
¿ Porqué no grita unánime
En himno de alto júbilo y amor:
— « Al númen dad, benéfico
Su ofrenda de hoy?

# ¡TU ERES, MI BIEN, LA ESPERANZA!

Cuando en el mar de la vida, Náufrago asido á un madero, La firme fé ya perdida, De la dicha conocida El bien perdí postrimero;

Sumida en tales horrores Desfalleció mi alma fuerte, Y entre ayes blasfemadores Pedí cobarde á la muerte Un término á mis dolores.

Mas en la borrasca impía Hubo un punto de bonanza, Y allá en honda lontananza La plácida faz surgia Del astro de la esperanza.

Y el corazon cobró aliento, Los brazos, antes caidos, Entonce á la mar tendidos Contra las iras del viento Lucharon enardecidos.

Que al través de las espumas, Leves cortinas de plumas A las olas encrespadas, De unas riberas amadas Miré las cándidas brumas.

País de eterna bonanza, De amor y paz y ventura, Y un ángel en lontananza Que á juzgar por su bermosura, Tú eras, mi bien...; la esperanza!

De entonces acá en el suelo Entre infortunios y duelo Siempre vivió el desterrado;' ¡Mas halló en tí, dueño amado, Un piélago de consuelo!

¿Y aún de mi amor desconfías? ¿Aún temes mi ingratitud? Iris de paz en los dias De dudas y de agonías, —¡En mi lealtad no hay virtud! Que de mi afanosa vida En la turbia malandanza Solo por tí compartida, Tú eres la imágen querida Del ángel de la esperanza!

Duda del leve placer
Y del amargo dolor
De este mundo engañador;
Duda de tu propio sér,
Mas no dudes de mi amor!

l Ni aún bajo la losa fria Dó ningun afecto alcanza Habrá en mi pecho mudanza, Porque tu amor, prenda mia, Es mi postrera esperanza!

#### **ELEGIA**

# A LA MEMORIA DE MI HERMANO PEDRO, QUE MURIÓ AHOGADO

EL 24 DE JUNIO DE 1850.

¡Tú, el último bajado
De nuestro padre á la mansion querida,
Y el primero llamado
A la inmortal guarida
Del revuelto palenque de la vida!

Del conyugal cariño
Postrera flor, del ábrego agostada,
Dejaste, caro niño,
La paterna morada
En lágrimas amargas anegada.

¿Porqué en tan raudo vuelo El sacro hogar paterno abandonaste? Apenas en el suelo El leve pié fijaste, ¿Porqué á eterno dolor nos condenaste?

¿Temiste la fatiga

Deste afanoso viaje y la amargura

De la suerte enemiga,

O ansioso de ventura

Fuiste á huscarla en la celeste altura?

Hácia la tumba fuiste

Con gayo rostro y movimiento leve —

— ¡Feliz, no conociste

En término tan breve

Fortuna instable ni dolor aleve!

Virgen de los pesares

De la vida, y sus crimenes y errores, A aquellos patrios lares De eternos resplandores Puras llevaste de virtud las flores.

Tres veces tú, el dichoso,
Que huyendo de este mundo y sus engaine.
No viste el mar furioso
De los provectos años
En dolor tan fecundo y desengaños!

¡Y no ajó la belleza

De tu alma el dolor, ni las pasiones

Mancharon tu pureza;

Ni sufriste traiciones

Ni lloraste perdidas ilusiones!

¿Porqué, pues, los gemidos
Del corazon, ni el llanto de los ojos
Del llanto oscurecidos,
Si tus caros despojos
No temen de la suerte los enojos?

¡Y tu alma libertada
Del calabozo estrecho cuanto impuro
Donde vivió encerrada,
Ardiendo en gozo puro
Voló feliz al inmortai seguro!

Nosotros los mezquinos,
Nosotros ¡ ay! los tristes y acuitades,
Por bárbaros destinos
De tu amor despojados,
Y al llanto y á la vida condenados!

La vida, viaje incierto
En torno al márgen de la tumba fria,
Golio insaciable, abierto,
Que devorar ansía
Juntas nuestra esperanza y alegría!

¡Sendero peregrino
De luz y flores lleno y de verdura
Al abrirse el camino;
Y en breve mar oscura
De espanto y de dolor y de amargura!

Aquí en estraño suelo
De los tuyos el mas infortunado,
Por tí suplica al cielo,
En lágrimas bañado,
De honda y vacía soledad cercado!

Y no hay un seno amigo
Que su dolor comprenda y aminore
De su dolor testigo;
Ni voz que con él llore,
Ni quien por tí con él al cielo implore!

Allá el anciano padre,

Mas que del tiempo, del dolor rendido,

Y la amorosa madre,

El corazon partido

Lloran al hijo de su amor querido;

7

١,

Ė

•

Mas con sus hijos lloran,
Llanto comun en el comun desvelo;
Y mientras juntos oran
Por tu reposo al cielo
Se aminora su amargo desconsuelo.

Que no hay dolor humano,
Ni aún el mayor dolor, que dividido
No sea mas liviano;
Y el duelo compartido
Es, si llorado mas, menos sentido.

En tanto, en negro luto
Sumido el corazon, mustios los ojos,
El fraternal tributo
De lágrimas y enojos
Consagro á tus carisimos despojos.

Errante pasajero

A la orilla del triste Manzanáres,
Mi beso postrimero

-- Te envío, y mis cantares

Atravesando los inmensos mares!

### A LA LUNA.

Unico alivio en mi mortal desvelo,
Pálida reina de la noche umbría,
Tú que recorres con pausado vuelo
La inmensidad de la region vacía;
Tú, que á la vez inundas tierra y cielo
Con mas plácida luz que la del dia,
O envuelta acaso entre parduzcas nieblas
Sigues tu blando curso entre tinieblas;

Eres lo que la escasa ciencia humana
Te juzga?... ¿Eres un átomo perdido
En la etérea region? — ¿La soberana
Mano de Dios, alli te ha suspendido
Porque fueras del sol única hermana?
¿O, acaso, eres destello desprendido
Del eterno raudal de pura lumbre
Que arde sobre esa fúlgida techumbre?

acaso, algun arcángel poderoso
le eligió entre los soles por morada,
lesde allí vigila cariñoso
le esta tierra en lágrimas bañada:
ese tu brillo blando y misterioso

Es acaso el fulgor de su mirada, O como nuestro globo acaso vives Y prestada tu luz del sol recibes?

¡Oh luna! — incorruptible centinela,
Del reposo del mundo protectora,
Compañera del mísero que vela,
De los que aman constante bienhechora:
No desoigas mi triste cantinela,
Apiádate benigna del que llora,
No me ocultes tu pura luz, sūave,
Bálsamo solo á mi tormento grave.

Desde el leve columpio de vapores
En que te ciernes sobre el ancho mundo,
Envía algun consuelo á los dolores
Deste mi padecer largo y profundo:
Mi dicha se agostó como las flores
Al alentar del ábrego iracundo,
Y ni en la mas remota lontananza
Puedo al alma fingir una esperanza.

Oh mi Azelia! — ¿Porqué el feroz destine Contra mi en sus rencores implacable, Te puso ¡ay sin ventura! en mi camino É ingrato el corazon hizo y mudable? Porque ora suspirando de contino En la que arrastro vida miserable, Vaya corriendo en pós del bien perdido, ¡Ay! por mi mal tan tarde conocido!

Aún me parece verte esplendorosa
De juventud y gracia y hermosura,
Tan modesta, sencilla y candorosa,
Bañado el rostro en celestial dulzura:
La muger mas maligna y envidiosa,
Que eras de Dios la mas perfecta hechura,
Justa contigo sola, proclamaba
Y odiando á las demás, te idolatraba!

Aún me parece ver tu cabellera
Caer partida en rizos ondulantes
De ébano reluciente, la hechicera
Faz encerrando en marcos vacilantes;
Y aquel seno purísimo que fuera
Envidia del amor, besar amantes,
Y recostarse en él, desfallecidos,
Con tal felicidad desvanecidos.

Y creo ver aún tus negros ojos
Lanzándome dulcisimas miradas,
Inquirir de mi pecho los enojos,
Mis males aliviar, y las pesadas
Cadenas del dolor, y los abrojos
Conmigo compartir.—¡Oh!¡cuán lloradas
Tengo yo aquellas horas de contento
Y cuán terrible y crudo es mi tormento!

— Misera juventud, á la locura
De violentas pasiones entregada;
Fugace flor que ya sin hermosura
La frente inclina mustia y deshojada:
Planta que debe al cielo su frescura
Por el fuego del Tártaro agostada,
Fuente del bien, que tan inmensos males
Acarréa en el mundo á los mortales.

- Generoso alazan, que sin el freno
Del esperto ginete, desbocado,
La crin flotante y el nervudo seno
En blanca espuma y en sudor bañado;
Se lanza á escape de temor ageno,
Y volando atraviesa el bosque, el prado,
Y como si un leon le persiguiera
Sigue tenaz la indómita carrera:

Y salva el precipicio y el torrente Y como el rayo en la carrera sigue, Regando el suelo de sudor hirviente Sin que el cansancio su vigor mitigue; É impulsado del vértigo creciente Que le espolea, sin cesar prosigue, Hasta que exhausto al fin y palpitante Cae por su propio peso, ya espirante:

Tal es la juventud: — rico tesoro
Que eterno fuera en el Eden florido...
¿Qué son cabe su luz, la pompa, el oro,
Que dominan el mundo corrompido?
Pasa empero fugaz — con triste lloro
El hombre la recuerda arrepentido,
Mas tarde por su mal; que flor temprana,
Duró, como la rosa, una mañana!

Vivió, como la rosa, una mañana, Dejando tras de sí duras espinas; Disipóse cual leve sombra vana Que nos fingen las auras matutinas; Mas apenas del sol la soberana Luz, despeja las lóbregas neblinas, Desparece fugaz de nuestros ojos Lleno dejando el corazon de enojos.

Y así vuela del hombre la ventura, Huye el amor así, pasa la gloria, Y así el poder acaba y la hermosura; Que es breve el bien en nuestra humana [historia:

Y á doblar de la vida la amargura Tenaz nos dió el destino la memoria, Funesto don que, torcedor eterno, Trasforma nuestro mundo en un inflerno!... MEDITACION.

¡ Cuánto al cansado espírita Y al corazon humano, Crusar es grato el piélago Del tiempo ya lejano, Y en el hogar antigo Con el ausente amigo Membrar en dulce plática La dicha que pasó! ¡ Y descuidando el vórtice De la presente vida, Las ya dobladas páginas De la vital corrida Pasar una por una, Desde la tierna cuna Hasta el aciago término Que el cielo al goce dió!

; Aquel espacio efimero De la feliz infancia, Edad de amor angélico, De púdica ignorancia; Edad, en cuya historia La rápida memoria, Va revolando aligera De la una á la otra flor! ¡Edad, cuyas imágenes En la region sombría De lo pasado, atónita La ardiente fantasia Contempla, libres, puras, Sus blancas vestiduras, Del indeleble estigmata Del crimen ó el dolor!

Mas, ; cuánto melancélicos Al propio tiempo y graves Son los recuerdos vividos De júbilos sūaves, Y célicos amores Del alma bienhechores. Cuando se toca el límite De la provecta edad! ; Aquellos rayos fulgidos De rutilantes soles. Ora reflejos pálidos Y leves arreboles Del astro son, luciente Que ya en el occidente Tragó la impía vorágine De la honda eternidad!

¡ Y en el exámen rápido De la pasada historia, A cada paso, fúnebre Despierta una memoria: Y el alma lacerada,
Marchita, deshojada
Ve la corona espléndida
Que fué su juventud!
¡ Aquí, la sombra pálida
De una muger querida;
Allí, el recuerdo lúgubre
De una ilusion perdida;
Aquí, el amigo anciano,
Allá el amado hermano,
Despojos ¡ ay! inmémores
Del lóbrego atahud!

):

47

Ľ

ŧ

...

3

C

f

É

Ė

4

; Y el hombre adora férvido La triste vida humana, Dó es el dolor tan improbo, La dicha tan liviana! ; Y conquistar ansia Eterna nombradia, Subiendo á la alta cúspide De que cayó tal vez! ¡ Caído Dios, el réprobo Por recobrar su altura Se esfuerza en la caligine De la materia impura; Y al lampo de la ciencia Tocando su impotencia, Riega de amargas lágrimas Su misera altivez!

Y, ¿ dónde el pecho indómito Que á tales desengaños Quiera alargar el número De sus terrestres años? ¿ El alma, dónde, suerte, Ludibrio de la suerte, Que al fin no ceda exanime En la tremenda lid? I Ay de los tristes huérfanos A padecer nacidos! : Ay de los nobles ánimos, Arcángeles caidos. Que en ominosa guerra Se arrastran en la tierra, Con la esperanza única De alguna vez morir!

#### ITALIA.

Italia! ¡ Italia! — ¡ Altivo, claro nombre
De blando són y poderoso encanto!
— ¿ Porqué, al oirlo, el corazon del hombre
Siente de inspiracion el fuego santo?
— Tu esfuerzo antiguo, tu inmortal renomTrocados hoy en servidumbre y llanto, [bre]

Viven en el gran libro de la historia, Perenne manantial de escelsa gloria:

Viven en ti tambien: — ni un solo paso Da el caminante en tu fecundo suelo, Sin mirar algun mudo, alto testigo De claro triunfo ó de inmortal fracaso.

Aquí, del tiempo antigo,
Se eleva un templo majestuoso al cielo;
De líquido zafir alli sus ondas
Lleva dormido el Trasimeno lago,
Que atónito miró el horrendo estrago
De la romana gente, allí vencida
Por el digno rival de Epaminondas,
El capitan insigne de Cartago!
Cerca de ese jaral perdió la vida
El heróico Flaminio, á quien la suerte,

Émula de su gloria, Dió aquel dia la muerte, Empero digna de inmortal memoria.

Mas allá surge altiva Entre zarzales la ciudad eterna Del valor y el saber eterno solio :

Aquí del capitolio
El gigante contorno se levanta;
Allí la mutilada informe planta

Del vasto Colosséo, Digno padron de universal trofeo; Y acullá mira el alma estremecida

El lugar ominoso
Dó César hasta entónces victorioso
Presa cayó de la filial herida.

—Aquí, Camilo, el dictador romano,
De susto vil el corazon ageno,
Los paternos despojos de la mano
Fuerte arrancó del orgulloso Breno!

— Allí.... Mas cese el labio enardecido.....
Solo de humano esfuerzo sostenido,

¿ Qué voz bastante fuera Al que cantar tus glorias pretendiera?

¡Cuánto os amo, ruïnas solitarias
De la reina que fué de las naciones!
¡Vosotras sois las losas funerarias
Del pasado poder de sus legiones!
¿Porqué visten las mustias parietarias
El sendero triun al de los Scipiones,
Y mudo está el lugar dó la divina
Voz sonó del censor de Catilina?

Cada piedra de antiguo monumento
Recuerdo es vivo de pasada gloria;
En cada escombro mira el pensamiento
Una página rota de la historia:
¡Y no hay voz de la tierra ni ¡ay! del viento
Que no evoque una sombra, una memoria,
Que alto valor al corazon inspira
Al genio luz y cantos á la lira!

Aquí descansa el cisne mantuano, Allí del Tasso se meció la cuna, Allá de Ariosto el genio soberano Cantó el amor y bélica fortuna: Aquí nació Petrarca, allí el Ticiano, Y alumbra allá la nacarada luna Las agujas fantásticas de Urbino, Insigne patria del pintor divino.

Y allí, bañando el florecido suelo
Dormido rueda el rio caudaloso
A quien dió reflejar propicio el cielo
Mas altas glorias en su curso undoso:
La luz vió en sus orillas Maquiavelo,
Miguel Angel, ingenio poderoso,
Bocaccio, Galileo y el gigante
De la alta poesía, el sumo Dante!

Y otros mil preclarísimos varones Cuyos nombres citar fuera imposible, Que en número increible Ornaron las itálicas regiones. Pontífices ilustres, campeones Valientes, de los pueblos claros guias, Emperadores, cónsules y reyes, Que á los presentes y futuros dias, Beneficios y ejemplo á las naciones, Legaron mil sublimes intenciones, Altas hazañas y prudentes leyes.

- El aire tuyo, Italia deliciosa,
Es en prodigios y valor secundo;
En él es la hermosura mas hermosa,
La luz mas clara, el genio mas profundo: Por esto, en su carrera victoriosa,
Aquel moderno agitador del mundo,
Nunca tan grande sué ni tan temido
Como al pisar tu suelo bendecido.

Y por ello, mi humilde entendimiento, Que en la primera juventud dormia, Tu límite al tocar se alzó violento, En piélagos nadando de armonía: Y si acaso mi voz el alto acento Habló de la sagrada poesía, Y no muere el cantar que aliento ahora, Lo debo á tu vision inspiradora.

¡Y, empero, gimes bajo el férreo yugo De estraña esclavitud, ¡fiero destino! É implacable se ensaña tu verdugo Tu seno desgarrando alabastrino! Si al sér inescrutable, airado plugo De lágrimas amargas tu camino Regar, de amor y de piedad en prenda, Grata recibe mi sencilla ofrenda.

— Te lanzaste á lidiar... mas sucumbiste Al esfuerzo mayor del enemigo, Y en tu glorioso intento no tuviste Estraño protector ni pueblo amigo: La flor de tus guerreros mustia viste En la lucha caer; alto testigo El rey que tantos yerros expiara En los funestos campos de Novara.

De nuevo te alzarás á lid tremenda
Agitando la espada vengadora;
Dudosa lid, encarnizada, horrenda;
Mas obtendrás la palma triunfadora;
Y dando fin á la feroz contienda,
Hollando la cerviz de tu opresora,
De ciencias, cortesía y gloria y arte
A los mundos serás noble estandarts!

1851.

#### A ADELAIDA DEL MARMOL.

(Contestando unos versos que dedicó al aftol)

Leve capullo de fragante rosa Que á este mar amaneces de la vida,

Tan pura y tan hermosa,
Tan buena y tan querida,
Encarnacion celeste del amor;
Es tu voz de armonías mas sūaves
Al resonar en mi cansado oïdo,

Que el trino de las aves, Y calla adormecido A su acento en mi espíritu el dolor.

Un eco de entusiasmo y simpatia,
Llena de amarga ciencia
La voz cansada mia,
El ¡ay! de mi angustiado corazon?
Y puro alzaste, sonoroso el canto
Al aire dando tu infantil acento,
De mi mortal quebranto
En limpido concento
Suspendiendo la horrible sensacion.

Al contemplar tu angélico semblante
Y tu mirada púdica, inocente,
Del seno palpitante,
Cariño puro, ardiente,
Se lanza en ancho piélago hácia tí;
Que en tí miro una plácida memoria
De aquella edad de célica dulzura

En que es la humana historia Tan inocente y pura, Edad que ha tanto tiempo huyó de mí!

j

L

ľ.

5

ţ.

J

١

•

¡Oh! Cuánto de dolor y de agonia En los recuerdos de la edad pasada, Enturbian la alegria Que enciende tu mirada En los abismos de mi flaco sér!

Que quiso Dios que la existencia humana, Incoloro destello de otra vida,

Fuese una mezcla insana, Celeste y maldecida De intenso amor é intenso padecer.

Por eso, al ver tu angélico semblante Y tu mirada púdica, inocente, Del pecho palpitante. Cariño puro, ardiente, Se lanza en ancho piélago hácia tí. - Pero tú, en el aurora de la vida, Leve capullo de fragante rosa, Tan buena y tan querida,

Tan pura y tan hermosa, Hermana, di : 4 te acordarás de mí?

1854.

#### EN UN ALBUM.

Nace la plácida brisa En el seno de una nube, Y luego á ser viento sube Y llega á ser vendabal; Y en la densidad redobla, Y tanto en la furia acrece, Que tierra y mar extremece Convertida en huracan.

Tal la pasion en el alma Nace á un tímido suspiro, Cual aura que en blando giro Mece en el tallo la flor: Presto el afecto apacible Es tormenta desatada Y el alma gime, rasgada Del aguijon del dolor.

Pasa un dia y otro dia, Y un mes á otro se eslabona, Y al fin un año corona El paso de una á otra edad. Y obra siempre, empero, el hombre Con tan ruda inesperiencia, Que juzgo incapaz de ciencia La misera humanidad.

Tú, á quien propicios los hados Dieron tan dichosa vida, Huye del mal que se anida En toda estrema pasion; Guarda el limpido tesoro Que tu dulce calma encierra; — ¡La mayor dicha en la tierra Es la paz del corazon! 1855.

#### EN UN ALBUM.

(ESCRITOS EN LA HABANA EN 1854.)

Allí dó se oculta el sol En los mares de occidente Una comarca hay riente Bajo el dominio español.

En su paterna bondad Para el humano, Dios quiso Darle en ella un paraiso De paz y felicidad.

El Atlántico anchuroso En derredor la circunda, Y el padre sol la fecunda Con su fuego generoso.

Y no hay suelo mas galan, Ni cielo mas bonancible, Que los que ostenta apacible La fértil Cubanacan (1).

En el monte y la llanura Y en el valle y en la playa, Compitiendo en pompa gaya Y en pujanza y donosura,

Vénse el cedro embalsamado Que el renombre al de Asia roba, Y la jaspeada caoba Junto al roble levantado;

Aquí, el naranjo aromoso De blanca flor siempreviva; La ceiba alli crece altiva A par del mango frondoso.

Y el mamei de ácido gusto Y la guanábana verde, Y el plátano que se pierde Bajo su manto venusto.

(1) Nombre que daban los indigenas á la isla de Cuba.

Y, sin que haya entre ellas riña, Sin cederse, empero, en nada, Ves la fresa delicada Junto á la olorosa piña.

Aquí el cafeto lustroso Con sus hojas barnizadas, Allí, las rojas granadas Y el tamarindo garboso.

Cerca, el algodon se atreve A erguir su flexible talle, Desparciendo en sierra y valle Sus copos de pura nieve;

Y dulces cañaverales Coronan valles y riscos, Con dátiles berberiscos Y palmeras tropicales.

En fin, dan muestras opimas De fragancias y colores, Plantas y frutas y flores De mil apartados climas;

Y en los senos espaciosos De sus profundas entrañas Se funden piedras estrañas Y minerales preciosos;

Que con pródiga largueza, De tanto y tan vario fruto, Da alli espontáneo tributo Al hombre naturaleza.

Profundos y claros rios Bajando desde el altura, Difunden grata frescura En los bosques y plantíos.

Y pueblan llanos y montes Y recuestos y cañadas, Tórtolas enamoradas Y dulcísimos sinsontes (1).

Pues este ameno pensil, Esta tierra embalsamada, Hoy es presa codiciada De la perfidia mas vil.

Una fraccion borrascosa De un pueblo rico y pujante, En su ambicion delirante Pretende invadirla ansiosa.

11. Sinsonte. — El ruiseñor de los trópicos.

¿Pensáis que con noble fin Viene á este suelo fecundo? — ¡Mueven su empeño iracundo La matanza y el botin!

Si hay alguno entre vosotros Que acoja su torpe intento, No asocie tal pensamiento A la lealtad de los otros.

Que fuera un grosero engaño Cambiar torpe y desleal El dominio paternal Por el yugo de un estraño.

¿Cómo habréis de hollar ilusos, Por efímeros rencores, De los paternos mayores, Sacras leyes, caros usos?

¿Cómo vuestro corazon Sufrirá la torpe mengua De olvidar su hermosa lengua, De vender su religion?

Vuestros nombres malhadados En nuestra historia malditos Unieran al de proscritos El baldon de renegados.

Y á tan ciega ingratitud Fueran digno galardon, Mortandad, devastacion Y oprobiosa esclavitud!

No! — En esta tranquila tierra Del mismo Dios tan querida, Donde con furia homicida Queréis mover cruda guerra:

Contra la negra maldad, Contra el nefando rencor, Junto al hispano valor Hay la cubana lealtad.

Un dia, digno estipendio A tan inicuas maldades, Talarán vuestras ciudades La mortandad y el incendio;

Y el mundo desengañado, Y al grande horror conmovido, Clamará ante Dios postrado: ¡Perdon al mundo vencido! ¡Salud al mundo vengado (1)!

(1) Siete años despues se cumplia una granparte de esta prediccion.

#### CONTRA LAS MISERIAS DE LA ÉPOCA.

En diciembre de 1855.

۲.

 ${\bf y}'$ 

Ų

Fecit indignatio versus.

Harto tiempo callé: — límite estrecho Es ya mi corazon á tanta ira: — Ya el generoso númen que me inspira Salta estallando del hinchado pecho.

Raza de agiotadores, mal nacida, Siglo venal, generacion espuria, No hay voz alguna en lengua conocida Que lanzada á tu rostro fuera injuria.

¿Apóstoles del Pueblo? — Traficantes De su sangre y gemidos y sudores ¿Qué érais ayer? Mendigos vergonzantes — Hoy — casi no podéis con los honores.

Si hijos sóis cast todos de la plebe ¿Porqué os avergonzáis de vuestra historia? Si es el filial amor quien solo os mueve, El triunfo maternal es vuestra gloria.

Nunca al fuerte varon fué necesario Claro blason ni origen altanero; Plebeyo fué Moises, plebeyo Mario, Y Colon, un oscuro aventurero.

¿Porqué, pues, si os sonrie la fortuna Olvidáis vuestra prístina bajeza? Bueno es nacer en elevada cuna; Pero es mejor la personal nobleza!

¿Porqué al bastardo pecho, en multitudes Suspendéis nobiliarias distinciones? —Pensáis que un hurto baste á dar virtudes A vuestros gangrenados corazones?

-Calláis... huís...; Qué riesgo es amenaza? ¡Venid, venid! — Un hombre solo os reta; Vástago, sí, de aquella ilustre raza, Compuesto del soldado y del poeta.

La que de Europa al índico hemisferio, Reinos venciendo, avasallando mares, A clavar fué el pendon de nuestro imperio Y á erigir los católicos altares!

Raza fuerte y piadosa — Sus hazañas Dieron á un nuevo mundo culto y leyes. Y en su tierra leal, fué en las estrañas Fiel á su religion como á sus reyes.

; Si aquella raza, en polvo convertida,

Del seno de la muerte hoy levantara La noble frente del laurel ceñida Y nuestro oprobio y pequeñez mirara!

¡Vergüenza!¡Horror! — De aquella galería Ante tanta y tan épica figura, ¿Vuestro orgullo procaz, á dónde iria, Héroes de tan raquitica estatura?

Si un insulto juzgáis el canto mio, Con aquellos varones comparáos, ¡Parodias de virtud — farsas de brio, Atrás, atrás! ¡Siquiera avergonzáos!

¡Ese es Hernan Cortés — aquel, Pizarro; Colon, este, á quien hizo una española Noble español; aquel pensó en el Darro La epopeya marcial de Cerinola!

¡Alba-Ossuna-Guzman! — A la fortuna Dió aquel jóven heróico eterno canto, Humillando á la Cruz la Media-luna En las azules ondas de Lepanto!

Ese.... ¡piedad !... ¡ piedad, dulces memo[rias
Del corazon y el pensamiento mio !
¡Qué amargo es recordar pasadas glorias
En la miseria y el dolor impío !

— ¿A dó corre este siglo desbocado, Con su estéril, sarcástico ateismo? ¿El arcángel precito ha quebrantado Las eternas prisiones del abismo?

A dó, Señor, tu cólera encamina A los hombres, los pueblos y naciones, En los labios purísima doctrina Y el crimen en los negros corazones?

¡Justicia! ¡Libertad! — Palabras santas, Culto y amor de pueblos afligidos — ¡Hasta cuándo ha de hollaros á sus plantas Esa turba de apóstoles fingidos?

Vano afanar — A dó la vista alcanza Iras veo, no mas, rencor y guerra — ¡Justicia! ¡Libertad! — Sóis la esperanza : Vuestro reino feliz no es de la tierra.

Tiempo de prueba es nuestra humana vida, Y el llanto es el crisol dó se depura La flaca humanidad, raza caida De su primer, semi-divina altura. Y así, cual lidiador que se apercibe De nuevo á batallar en lid sangrienta, ¡Feliz si un punto en el afan que vive, La fatigada humanidad alienta!

¡Llanto-sangre-dolor! — ¡Triángulo impío! ¿El hombre al yugo del error sujeto Por siempre ha de vivir? — ¡Poder sombrío, Tremenda eternidad, di tu secreto!

#### **A** . . .

Zagala de tez morena, La de la esbelta cintura. La de los negros cabellos Que en rizos al aire ondulan; Aparta de mí esos ojos Que miran con tal dulzura Y en yez de goces, al alma Causan dolores y angustias; Que en su lánguida mirada, Bajo mentida ternura, Por mi mal y tu contento Crudos desdenes se ocultan. Ah! — no me brindes, te ruego, Con engañosas venturas, Vuelve á otra parte los ojos, O bien me mira sañuda; Que al mundo, niña, bajaste De las celestas alturas. Blanda como el cefirillo Que en la pradera susurra; Como el arroyo súave Que entre jazmines murmura; Apacible como el rayo De la nacarada luna, Que en las corrientes riela De las venetas lagunas; Cual la tórtola amorosa, Cuando sola en la espesura Ausente del bien amado Los tiernos hijos arrulla; Y á mi pecho, en fin, tan cara, Cual la vaporosa bruma Que al cansado navegante La patria ribera anuncia.

— Mas, á mis ojos la suerte Te ofreció con saña cruda Para hacer aún mas amargas Mis amargas desventuras! Que eres á un tiempo, zagala. Por mi menguada fortuna, Como los ángeles, bella, Como el frio bronce, dura, Como el destino, implacable,
Y, al fin, cual muger, injusta....
Mas no, bien mio, perdona
Estas mis quejas, la culpa
De mi penar tuvo el cielo
Y no la dureza tuya.
¡Perdóname, sí, te ruego,
Donosa niña, mas nunca,
Por mas que á tu oido lleguen
Mis plegarias importunas,
Me mires con esos ojos
Cuya mentida ternura,
Al alma en vez de placeres
Causa dolores y angustias!

#### A MI SOBRINO HERIBERTO.

EL DIA QUE RECIBI LA NOTICIA DE SU FALLECIMIENTO.

Angel de amor que á este suelo Bajaste del paraíso Como al cáliz de una rosa Baja el amante rocio;

Emanacion blanda y pura
De aquel raudal infinito
De amor, que tiene su fuente
En el Hacedor divino: —

— ¿Porqué, di, con menosprecio, De tanta fé, tal cariño, Dejástenos ¡ay! ingrato, En lianto y dolor sumidos?

Flor al fin, como las flores, Pasaste en tan raudo giro, Como el relámpago leve En las noches del estío.

Pasaste, y en nuestras almas, Eterno, indeleble, fijo, Vivirá el triste recuerdo Del dulce bien que perdimos.

¿Porqué el llorar de los ojos? ¿Porqué los hondos gemidos Del corazon? por ventura Algo al morir has perdido?

Estas lágrimas amargas No son por tí, caro niño; No es por tí por quien lloramos, Es sobre nosotros mismos.

Que ahora tú, en el alto coro

De fúlgidos paraninfos, Miras á tus piés al mundo Con sus pompas y martirios.

Libre te ves, tú el dichoso Allá en el seguro asilo, De sus terribles pesares, De sus placeres mentidos;

ŗ

Ļ

3

Libre de astucias y engaños Y asechanzas y peligros, De enemigos descubiertos Y de traidores amigos.

De fementidos amores,
De lauros no merecidos,
Del mundo y de los humanos,
Y libre en fin de tí mismo!

Lloremos los que en la tierra Al llanto y dolor vivimos; Lloremos nuestros quebrantos, Mas no por tí, caro niño;

Que ahora tú, en el alto coro De fúlgidos paraninfos, Cantas á Dios alabanzas Allá en el Eden divino.

#### A UNA CONCHA.

Bendígate Dios, la niña,
La de la boca rosada,
Cuya sonrisa tan fina
Como el rubio sol al alba,
En la noche de las penas
Blanda amanece á las almas.
¿Qué son á esos dientecillos
Que en rojo cerco de grana
Puso el destino en tu boca,
Las ricas perlas de Arabia?

— Mares mil surcó revueltos,
Recorrió diversas playas
El que hoy en versos humildes
Tan pobre ofrenda te manda;
Mas nunca, ni allá del Norte
En las frígidas comarcas,
Ni en las dichosas riberas
Que el mar Atlántico haña,
Y dó de entrambos la cuna
Mecida por suertes vanas
Te dormiste tú al arrullo
De las aromosas auras
Mientras que el vate dormia
Al rugir de las borrascas;

Ninguna concha el destino, Ya de artífices labrada, Ya de la playa escondida Entre las arenas blancas, Jamás puso ante mis ojos Que como tú atesorara Tan limpidas perfecciones En sus abismos de nácar. Y, empero, tú, hermosa niña, Con esa sonrisa franca, ¡Cuántos males ocasionas A la pobre especie humana! Porque si tierna sonries, Sonrie en ti la esperanza; Mas si por suerte, medrosa De tus riquezas avara, De esos tus dientes de perlas Los puros hilos recatas, Entonces la limpia aurora, En honda noche trocada, En negros mares fluctúan Lienas de angustias las almas.

— Por eso yo, hermosa niña, La de la boca rosada, Evito ver, temeroso, Tu infantil sonrisa, franca, Que es mejor no esperar nunça Que perder una esperanza!

#### A UNA NIÑA.

Niña, la de hermosos ojos, La de las tiernas miradas, La de hechicera sonrisa, La de las dulces palabras; La que si rie enamora Y enagena cuando habla; La que es encanto y presea De la paterna morada; La que quieren cuantos miran Y tiene un ara en mi alma— ¿Qué dichas o qué tormentos En esta mar encrespada De la vida, en lo futuro Incierto el hado te guarda? ¿Naciste de nobles pechos A ser feliz soberana, O de duelos y amarguras A ser la víctima infausta? ¿Serás por ventura, niña, Purgatorio de las almas, Tan amada cuanto esquiva, Tan hermosa como ingrata? ¡Quién sabe! - Allá guarda el cielo,

Del mortal siempre ignorada La corriente tortuosa De las fortunas humanas; Pero yo, que soy testigo De tu bellisima infancia, Y que con amor y susto Miro tus nacientes gracias, Al cielo fervientes votos Elevo, niña adorada, Porque seas en tu vida, Ya fuere corta, ya larga, Para el mal, cual bronce duro, Para el bien, cual cera blanda, De los perversos, temida, De los buenos, admirada, Como los ángeles, bella, Dulce, como la esperanza, Como el rayo del sol, pura, Y como la dicha, amada!

— ¡ Niña, la de hermosos ojos, La de las tiernas miradas, La de los labios purpúreos, La de las dulces palabras, Bendígate Dios! — y nunca Permita que te halle el alma Tan amada cuanto esquiva, Tan hermosa como ingrata!

#### MEDITACION.

¡Noche callada, límpida, serena, Cuán bella pasas á mis tristes ojos! Mécese en el zenit la luna llena

Y dorados manojos

De estrellas rutilantes, en su lento
Grandioso movimiento

Por la bóyeda azul blando rocío

Por la bóveda azul, blando rocío De luz desparcen sobre tierra y mares, Los límites salvando, seculares, Del nunca hollado campo del vacío. ¡Cuántos sucesos, ay! cuántas edades,

Cuántos claros renombres, Virtudes y maldades Y generosos y mezquinos hombres Vuestros rayos castísimos miraron

Que efímeros pasaron
Y á sumirse volvieron
En el golfo sin fin de que salieron!
— Edades mil y mil generaciones
Contemplareis aún: altas virtudes,
Torpes vicios, volcánicas pasiones,
Fiacos y levantados corazones......
¿Mas será vuestra luz la luz eterna

O bien en la superna Region donde os contemplo suspendidas Se apagarán tambien vuestros fulgores, En los propios ardores Como los otros fuegos consumidas?

— Escrito está que un dia Atravesando la region vacía Con indecible pompa De miedo y de terror y de amargura, En la tiniebla oscura Se oirá de un ángel la estridente trompa. Alta de Dios la omnipotente mano Secará el occeáno, Y llena hasta los bordes la medida De cuanto á la existencia fué creado, A átomos impalpables reducida Esta masa de fango ensangrentado Que tierra se llamó, caerá perdida De la nada al abismo ilimitado. Mas del libro en las páginas eternas Leo tambien que vuestros dulces ojos Se apagarán : — la mano créadora Del tiempo al resonar la última hora Cerrará vuestros párpados amante Cual cierra palpitante De piadosa emocion, el triste anciano Con temblorosa mano,

La creacion entera extremecida
A la voz de Jehováh, mas alta y fuerte
Que el tremendo rugido
Que lanza el ancho mar, embravecido
Só el rudo azote de huracan violento;
Del alto firmamento,
Poblando los abismos insondables
De la ignorada inmensidad vacia,
Oirá tronar en notas espantables
Que al fin llegó su postrimero dia!

Los ojos de la virgen sorprendida

Por la feroz guadaña de la muerte En medio del tumulto de la vida!

Como, en vano, los ojos tras la huella Ansiosos vagan de perdida estrella, Rápida exhalacion, hija del rayo, En tibia noche del florido mayo: Como, en vano, se ofuscan Cuando afanosos buscan

La levisima gota desprendida

De una trémula mano

En el vasto raudal del occeáno:

Colmada la medida

De los tiempos del mundo, el tiempo misamo

Se hundirá en el abismo

De la honda eternidad, madre terrible

Que el límite al pisar del crudo plazo

Ahogará á su hijo en un abrazo,

Dándole en sus entrañas tumba horrible!

¡ De todo lo creado

No quedará ni sombra ni memoria! ¡ De tanto padecer, de tanta gloria, De tanto mal temido ó bien ansiado, Ni un eco repetido Ha de quedar, ni un lúgubre gemido!

ţ.

4

¿Cómo puede, Señor, el débil hombre Al pensar de esos soles en la muerte, Necio, llamarse fuerte, Soñar, impío, eternizar su nombre? ¿Cómo en su corazon, lodo mezquino, Rencores amasar, sentir pesares, Divinizar efimeros amores, Aherrojar á sus plantas el destino? Millares de millares De siglos pasarán, los resplandores Antes que apagues tú, de esas lumbreras

Que son en las esferas De tu gloria elocuentes narradores: Y siglos mil antes del sumo dia, Esta generacion que alienta ahora Y se agita y combate en lucha impía Sobre este espacio oscuro, limitado, De lágrimas y crimenes forjado, Verá llegar su postrimera hora! Y, empero, ciega, estúpida, opresora, Pugna por alcanzar en la ardua liza El premio del valor ó el del talento!...

— ¡Ceguera miserable! ¡Tan infando rencor, tal ardimiento, Por lo que es vil ceniza. Vanidad, ilusion, polvo impalpable!

¡Cuántos nombres ilustres, afamados, Y animos levantados, Generosas pasiones, Viles, desenfrenadas ambiciones, Rodarán confundidas, Indistintas moléculas, perdidas, En la vasta grandeza De la madre comun naturaleza!

— ¡Claros soles, inmensos reverberos, Un dia moriréis!.... Y los humanos, Criaturas fugaces de un minuto, Se persiguen arteros Como hambrientos milanos

Recogiendo en sus odios carniceros Lianto por galardon, sangre por fruto!

¡Señor, señor! — ¡Cuando afligido pienso, Cuando en callada soledad medito Lo que suma el mortai mas encumbrado Ante la inmensidad de lo creado, Me humillo á tu poder sumo, infinito! - Atomo imperceptible en el inmenso Piélago de los séres — ¿qué es el hombre? - ¡Cuando mas un sonido, un soplo, un

#### A LOS PIES DE S...

Cuando como una sílside Cruzas la alfombra, Apenas si el pié leve Sus hilos roza; Pero en el alma Halla un eco profundo Cada pisada.

Son tus piés, niña hermosa, Piés de gacela, Que ni en la arena fina Marcan su huella: No ajan las flores, Y desgarran, empero, Los corazones.

Cuando te balanceas Sobre sus puntas, Te inclinas como el junco De las lagunas; Y envidia al aire Da en blando movimiento Tu lindo talle.

Y ni el aura salubre De la mañana, Ni el vespertino ambiente Que en la abrasada, Casi infinita. Arena del desierto. Vuelve á la vida:

Ni el cantar matutino Que alza la alondra, Ni el dulcisimo arrullo De la paioma; Ni entre las quijas Al cruzar murmurando La fuentecilla;

¡ Ni el poder, la opulencia, Ni el fausto y pompa, Ni la voz de la Fama Deslumbradora Gratos al alma Son, como el rumorcillo De tus pisadas!

#### LA BATALLA DE LEPANTO.

CANTO EPICO.

[nombre! | Ansiosos de alcanzar nobles laureles,

Ardiendo el corazon, el brazo listo,
Dan vista una mañana á los infieles
Los que pelean só el pendon de Cristo.
Cubren el mar los rápidos hajeles
De una y otra nacion: jamás fué visto
Armamento mayor que el que en Lepanto
Dió al númen de la guerra eterno canto.

Cual suelen dos bandadas de gaviotas Cruzarse en su camino en medio al cielo, Tal corren á embestirse entrambas flotas Sobre la mar dormida en raudo vuelo; Las filas ya para el combate rotas, Solo escuchando el rencoroso anhelo, A la par rebramando mil cañones Conturban los mas fuertes corazones.

Al hórrido fragor las fleras ondas Reluchan hácia atrás, despavoridas, Abriendo en derredor mil simas hondas Dó las naos descienden sumergidas: Allá en su tumba helada Epaminóndas Despierta, en las Thermópilas Leonidas, Y doblan del cañon los sones huecos De Salamina y Marathon los ecos.

Mas ya el rugido cóncavo no estalla Y á par cual carniceros gavilanes, En mas terrible y singular batalla Los cristianos se ven y musulmanes. No hay peto fuerte ni robusta malla Al filo de los corvos yataganes, Ni marlota ó turbante que soporte De las espadas el tremendo corte.

Allí se ostenta el ínclito Colona
Digno del claro nombre de romano,
Y lidia, émulo á Marte y á Belona,
Veniero el almirante veneciano:
Alvaro de Bazan y el buen Cardona
El blason encarecen castellano,
Y Doria el genovés y Barbarigo
Son estrago y terror del enemigo.

Mas, ¿qué nombre citar junto á aquel nom-Del principe español á quien fortuna [bre Dió en aquel dia el inmortal renombre De humillar á la Cruz la media-luna? ¡Niño en la faz, en el valor mas que hombre, Digno en verdad de imperatoria cuna, Fué en las azules ondas de Lepanto Paladion de la fé — del turco espanto!

Allí donde mas cruda es la pelea, El fulminante acero en sangre tinto, Radiante como el sol la faz febea Vese el gran sucesor de Cárlos Quinto; La cabellera blonda al aire ondea Que envidiara el pastor del Terebinto, Y mira en él la hueste mahometana Al ángel puro de la fé cristiana.

En torno de él mil inclitos iberos
En fé profundos, en valor pujantes,
Al golpe de los fúlgidos aceros
Despedazan marlotas y turbantes;
Y en la lucha mortal, de los primeros,
De si da clara muestra el gran Cervantes,
En quien, al darle vida, funda España
Su mas ilustre, su mayor hazaña!

Al ostentar en la feroz palestra
Del corazon el brio soberano,
La mano entera le llevó siniestra
Un impio arcabuz mahometano;
— Mas basta á tal varon la mano diestra
A hacer eterno el nombre castellano,
Y sobra á España su inmortal memoria
Para nunca envidiar agena gloria!

Otros muchos, en fin, allí lidiaron
Y á inauditas hazañas cima dieron,
Y á sus heróicas patrias conquistaron
Lauros que con su sangre allí crecieron:
Muchos, muriendo, el triunfo allí alcanzáOtros, menos felices, no murieron; [ron;
Mas guardará la historia en sus anales
Sus nombres y sus hechos inmortales!

Aquel sublime horror, siempre creciente?
El vapor de la sangre espesa bruma
Forma en torno á la turba combatiente;
Brota del mar enrojecida espuma
Cual si fuese de sangre un lago hirviente
É inmenso sube á la region vacía
Aterrador lamento de agonía!

No hay tregua ni perdon — crudos pelean En los puentes, de sangre espesos rios, Y rotas las espadas, se golpean Con los pomos informes: — los impíos Aún fluctuando en las olas, forcejean Con rencor implacable, y ya sin brios Ronco grito de triunfo dan al viento Y se hunden en el vórtice sangriento!

El ángel de la muerte, amedrentado
De su propio furor, trémulo ruge,
Y huyendo del conflicto, apresurado
Tiende las alas con violento empuje:
Párase un punto el viento conturbado,
Harto de sangre el mar tremendo muge,
Y el mismo sol abrevia su carrera
Su luz negando á lid tan carnicera.

Mas, rota ya del turco la pujanza,
Surca los mares en veloz huida
Y se pierde en remota lontananza
Parte de sus bajeles reducida.
El triunfo que soñó nuestra esperanza
Logrado, en fin, con voz enardecida,
Himno al Señor de gratitud resuena
Que el mar conturba y los espacios llena!

Į

#### A ROMA.

Fecit indignatio versus.

Al rudo embate fiero,
Caiste, ; oh madre Roma,
Del enemigo acero!
Y ya caliente asoma
Raudal de amargas lágrimas
Mis ojos á bañar.
Cayeron los valientes
Del muro defensores;
Triunfaron insolentes
Los crudos invasores,
Y oyóse un eco fúnebre
Del uno al otro mar.

¡ Italia, bella Italia,
Tierra de Dios querida,
Los hijos de la Galia
Con furia maldecida
Vinieron, nuevos bárbaros,
Tus campos á talar!
Imbéciles tiranos,
¡ Cuán triste es vuestra gloría!
¡ Verdugos inhumanos
Os llamará la historia,
Y á los vencidos, mártires,
Y á Roma, sacro altar!

Guerreros que la Europa Soldados libres llama, Que en iracunda tropa, Bandidos de la fama, Fuísteis modernos vándalos De Rómulo al confin: Por colmo á los horrores Mas crudos que la suerte Cebad vuestros rencores En los que hirió la muerte, Y haced de sus cadáveres Impúdico festin.

¿ Juzgáis que á una batalla La libertad sucumba? Detrás de esa muralla Que un falso honor derrumba, El árbol crece altísimo De gérmen inmortal! Que al pié, de sangre hirviente, Raudal que no se agota, Rueda en feraz corriente, Y cada noble gota De sangre libre, truécase En ancho manantial.

Qué pueden los tormentos,
Qué son vuestros cañones
Contra altos sentimientos
De nobles corazones?
¿Quién contra Dios sacrilego?
¿Quién necio contra Dios?
Sí; que del mismo Cielo
La libertad emana,
Y en el terrestre suelo
La ciencia soberana
Dióla al mortal benéfica
Cual su mas alto don!

Y en vano en torpe encono
Combátenla esos siervos;
Que Dios desde su trono
Confunde á los protervos,
Y el triunfo aquí es efímero
Del odio y la maldad!
¡ Cesad en vuestros llantos,
Ilustres perseguidos!
¡ Paz á los manes sautos
De los ayer vencidos!
¡ Cuánto la muerte es plácida
Por patria y libertad!

Satélites serviles
De sátrapas impuros,
Profanadores viles
De los eternos muros
Que á tumbas y basílicas
Osásteis fulminar:
Tornando de esa guerra,
Por premio á tal hazaña,
En vuestra propia tierra
Seréis estirpe estraña,
Marcada del estigmata
De un crimen tan sin par.

Y luego en las memorias
Dó el mundo, en sus anales,
Registra las historias
De siglos y mortales.
Tendréis una ancha página
De oprobio y de baldon!
Y vuestro nombre odiado
Será y escarnecido;
Por odio conservado.

Con odio repetido, Será en futuras épocas Del mundo indignacion! Madrid, julio 15 de 1849.

#### EN EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1852.

Con motivo de haber perdonado al desgraciado Merino, la Reina Isabel (1).

Cuando la ruin pasion de la venganza Es ley comun del hombre; Cuando piedad y amor, fé y esperanza Son solo un vano nombre;

Cuando el ente mas vil, por leve ofensa Que el ciego orgullo mide, Reparacion injusta cuanto inmensa De honor ó sangre pide;

Cuando en nombre de paz y de justicia, Tribunos ó tiranos, Dan á su vil poder larga primicia De mártires cristianos;

Cuando es la libertad gérmen funesto De crimenes infaustos; Cuando es la santa religion pretesto De impuros holocaustos;

Tú, jóven, reina, ilustre, poderosa, Feliz, idolatrada, Viste en medio á tu corte esplendorosa Tu vida amenazada.

La púrpura real no firme escudo Fué al puñal asesino; La sangre juvenil al golpe rudo Regó el real camino.

Y el acento primero de tu labio, Voz dei rasgado seno, Olvido fué del personal agravio, De ruin venganza ageno.

Perdon fué de aquel misero estraviado Por túrbidas pasiones; Eterno ejemplo de ánimo elevado A reyes y naciones!

(1) El Gobierno de entonces defó á la ley seguir su curso, poniendo así importunas trabas á la generosa inspiracion de la jóven reina, y desatendiendo la mas noble prerogativa de la corona — el perdon de la vida. Así del negro Gólgota en la cumbre El Salvador un dia, De amor ejemplo y paz y mansedumbre Fué al hombre en su agonía!

¡Oh! que á mi débil voz enronquecida Por la emocion ardiente, Lícito sea alzar enardecida Un cántico ferviente!

¡Gloria á Isabel! — Tu accion en nuesta Lugar ya te asegura; [histora Amor de la presente y alta gloria Será en la edad futura!

Cumpliste tu deber, noble señora,
De reina y de cristiana,
Y eres por ello el ídolo que adora
La fiel Nacion hispana!

De magnánima y tierna y compasiva
Uniendo los renombres,
Culto será tu fama siempre viva
A los futuros hombres!
Pebrero 8 de 1852.

# EN EL ENTIERRO DEL GENERAL CASTAÑOS,

DUQUE DE BAILEN.

¿A qué la regia pompa y el rebato
Del cañon que retumba?
Con mas respeto y menos aparato
Abriera yo esa tumba —

Cuando pasó su larga y noble vida
Sumido en la pobreza —
¿A qué esa ostentación, farsa mentida
De póstuma grandeza?

No cuadra, no, cuando padece el alma Ese recio tumulto: Apetece el dolor silencio y calma, El ruido es un insulto.

Piérdese en la confusa vocería

De turba atronadora,

La ofrenda mas veraz, severa y pía

Del amigo que llora —

En silencio acompaña, pueblo ibero, Al venerable anciano; Al que ser supo indómito guerrero Y probo ciudadano. Deja el triunfo teatral y los cañones A tus héroes mentidos; Cuadran mas á los inclitos varones El llanto y los gemidos.

No es digna ofrenda, no, de tal guerrero Ese insolente fausto — El llanto y el amor de un pueblo entero Son mas digno holocausto.

¿ Queréis empañar hoy con la riqueza El brillo de su gloria? — Vale á mis ojos mas por su pobreza Que por su gran victoria!

#### **VERSOS**

Escritos en los baños de Cestona, Provincias Vascongadas.

A MIS AMIGAS DE MADRID, EN 1856.

Desde estas nobles montañas
Que nunca holló el pié de un moro,
Dó á la traicion falta el oro,
Mas sobra el hierro al valor;
Salud y paz os envia
Quien en su busca aquí viene
Y en la ausencia se previene
Presto á otra ausencia mayor.

Dura ausencia, inevitable,
Del dedo de Dios escrita,
El tiempo se precipita
Y el término va á llegar!
Juzgad lo que el alma siente
A esta imprevista mudanza—
¡ Deja su amor y esperanza
De aquesta parte del mar!

Presto la ingrata adorada, Que es alma del alma mia, Dará al olvido hasta el dia En que la dije mi amor; Y de otro esposa, en sus brazos Anegada en el contento, No dará ni un pensamiento Al que vive en el dolor!

Desde el solitario lecho
Oigo en blando murmurio
Pasar mansamente el rio
En su camino á la mar;
Ley dulce á par que invencible
Le arrastra hácia el occeano —

¡Tampoco así del humano Puede el destino cambiar!

¿ Qué importa que forcejée La voluntad contra el sino? ¡ Señalado está el camino Que debe el mortal seguir! ¿ Véis como el rio empujando Va hácia la mar su corriente? Es que al blando impulso siente Que en el mar debe morir.

En tanto, de estas montañas, Que nunca holló el pié de un moro, Dó á la traicion falta el oro, Mas sobra el hierro al valor; Salud y paz os envia Quien ni paz ni salud tiene, Y en la ausencia se previene Presto á otra ausencia mayor.

#### A UNA MARIPOSA.

A M....

Pintada mariposa Que, nacida en la gaya primavera, Aún volabas ha poco en la pradera, Emula del clavel y de la rosa — 1 Qué mano te detuvo en tu carrera?

Nacida con las flores, Era morir con ellas tu destino. Pues vives de perfumes y colores — ¿El poder que se opuso á tu camino Pensó acaso librarte de dolores?

¿Debo llorar tu muerte
Cuando el amor engalanó tu vida?
— Una mano querida
Te arrancó á las injurias de la suerte
De su piedad angélica movida.

Mil veces tú, dichosa, Que moriste en tu fuerza y hermosura, Circundada de olores y verdura; De la vejez cansada y afanosa, Evitando el dolor y la amargura.

¡Quién como tú, viviera Un instante no mas tan dulce vida! ¡Quién como tú muriera Gozando antes cumplida La dicha del amor apetecida! ¡Oh! — ¡cuán terrible carga La carga del vivir, cuando las flores De amor, pierden su aroma y sus colores, Y los instantes de la vida amarga Son siglos de fatiga y de dolores!

¿Qué à mi el rencor de la fortuna impia Si feliz poseyera un solo dia El corazon de mi adorada hermosa? ¡Un dia, una hora sola venturosa Valen eternidades de agonía!

#### A UNA MADRE.

CON MOTIVO DE LA MUERTE DE UNA DE DOS HIJAS QUE TENIA.

Tenia su existencia en dos partida, Y un tiempo ; ay triste! en los amantes brazos Ceñia al corazon los dos pedazos En que la suerte dividió su vida.

Hoy de funesto golpe el alma herida, Roto el uno de aquellos tiernos lazos, Estrecha al otro en trémulos abrazos, Misera madre en el dolor sumida!

No espereis que haya fin la honda amargura En que fluctúa la infeliz, ni el llanto Que empaña de su rostro la dulzura —

¿Queréis que cese su mortal quebranto? — ¡Haced brotar de aquella sepultura, Viva, la tierna flor que fué su encanto!

EL CINCO DE MAYO.

(DE ALEJANDRO MANZONI.)

EN LA MUERTE DE NAPOLBON.

Pasó.... cual frio, exánime,
Dando el postrer suspiro,
Quedó el despojo inmémore
Ya sin vital respiro,
Así la tierra atónita,
Al triste anuncio está:
Muda, pensando en la última
Hora fatal del hombre,
Ni sabe si otra rápida
Planta, que tanto asombre,
Vendrá su polvo cárdeno
Segunda vez á hollar.

En fulgurante cúspide
Miréle enaltecido;
Cuando como un relámpago
Cayó, se alzó temido
Y sucumbió, al unánime
Grito mi voz negué:
Virgen de abyectos víctores
Y de cobarde afrenta,
Ora que el astro apágase
Mi númen se presenta,
Y alza á la tumba un cántico
Que vivirá tal vez.

Del Alpe á las pirámides,
Del Manzanare al Rino,
Al són de su estentórea
Voz se humilló el destino;
Tronó de Scila al Tánais,
Del uno al otro mar.
¿Fué pura gloria? Déjese
Que el porvenir decida....
Callemos ante el Máximo
Sér, que en aquella vida
Quiso de su almo espíritu
Sello mayor grabar.

El proceloso anhélito
Que un gran designio inspira,
La ansia de un pecho indómito
Que al mando sumo aspira,
Lo alcanza y logra un término
Que no debió soñar.
Tal lo probó! — la gloria
Mayor que vió el humano;
La fuga y la victoria,
Proscrito y soberano,
Dos voces en el pielago
Y dos sobre el altar.

Dijo su nombre — Trémulos,
Uno contra otro armado,
Ante él dos siglos póstranse
Como á la voz del hado:
Gritó ¡silencio! y árbitro
Sentóse entre los dos.
Cayó, y su vida en la árida
Isla, pasó infecunda,
Blanco de inmensa lástima
Y de amistad profunda,
De odio implacable, acérrimo
E inestinguible amor.

Cual sobre el triste náufrago Se estrella la onda impia, Onda que ha poco al misero Hinchada sostenia Cuando los patrios márgenes Ansiaba columbrar! Tal en su alma el cúmulo
Pesó de las memorias.....
¡Oh! — ¡cuántas veces, férvido
Al referir sus glorias,
Borró su mano gélida
La página inmortal!

¡Cuántas de un dia, a: lúcubre
Morir, de enc es lleno,
Bajo el mirar admineo,
Los brazos sobre el seno,
Pensó en sus dias plácidos
Con hondo padecer:
Y recordó las móviles
Tiendas y los bridones,
El lampo de las águilas,
Las ínclitas legiones,
El prepotente imperio
Y el raudo obedecer!

A males ¡ay! tan improbos
Desfalleció su aliento;
Mas una mano fúlgida
Bajó del firmamento
Y á mas serena atmósfera
Piadosa le llevó.
Y le guió á la límpida
Region de la esperanza,
A las azules bóvedas
De eterna bienandanza,
Donde es silencio fúnebre
La gloria que pasó.

¡Bella, inmortal, benéfica
Fé, triunfadora y viva,
Venciste al fin! ¡Alégrate!
Que frente mas altiva
Al deshonor del Gólgota
Jamás se doblegó!
Tú del cadáver la ínvida
Acusacion separa;
El Dios que aterra al pérfido
Y al inocente ampara,
Sobre el funéreo túmulo
Las manos estendió!

EL RAMO DE PENSAMIENTOS.

A MI MADRE.

Dichosas flores que en el tierno seno
De mi madre adorada
Un dia posaréis, de dicha ageno
Mi pobre corazon y desgarrada

El alma de agudisimos pesares
Al través de los mares
Os siguen..... Id en paz, dichosas flores,
Y á mi madre decid que duro el cielo,
Al pobre desterrado
Dejó solo el consuelo
De cantar sus dolores,
Y el recuerdo cruel de sus amores!

¡Ay de mí! que las dichas fueron breves
Y dejaron al alma
Solo el recuerdo de la antigua calma:
Los goces fueron leves
Y en pós de sí dejaron
Al par de las tristisimas memorias
De las pasadas glorias,
Tormentos mil que el alma desgarraron!

; Ay infeliz del que cual yo se mira En estrangera playa, Y por su patria y por su amor suspira! De azul inmaculado Toda se viste la celeste esfera: El rico manto alegre primavera De flores tachonado Sobre los montes tiende y sobre el prado; Desparcen los alados cefirillos Voluptúoso aroma, Y cuando el sol la rubia frente asoma Saliendo de la mar, los pajarillos En armonioso coro, Su gratitud demuestran y alegria Al monarca feliz del claro dia..... Mas en su amargo lloro El huérfano prosigue Sin encontrar quien su dolor mitigue.

La luz del sol, de la campiña amena
La olorosa verdura,
El puro azul del cielo,
El blando murmurar del arroyuelo,
Del cestro apacible la frescura,
El canto de las aves armonioso,
No son para el que yace en la amargura;
Son para el que es dichoso....
Para el desventurado
No alumbra el sol ni hay en el campo slores—
Solo acerbos dolores
Crudo le ofrece el hado;
Duras espinas el ingrato suelo,
Tinieblas oscurísimas al cielo!

Cuando lleguen, oh madre! á tí esas flores Que hoy ostentan usanas Sus vividos colores, Su balsámico olor, su lozanía, Emblema verdadero Serán ; ay me! de la tristeza mia.

Entonce, en vez del reluciente esmalte
De oro y púrpura y grana
Que sus verdes corolas engalana,
¡Ay! deshojadas, mustias,
El retrato serán de mis angustias!

Recibelas, ¡oh madre! un dulce beso Del amoroso labio deposita

Sobre su faz marchita; Que si destas mis penas el esceso Presto no me liberta de la carga Insoportable de mi vida amarga,

Tal vez sobre tu seno Posando un dia, de dolor ageno, Mi frente juvenil, encanecida

Por el mortal quebranto, A par de tierno llanto, Aún corra para mí dulce la vida!

#### A EUGENIA DE GUZMAN,

#### EMPERATRIZ DE LOS FRANCESES.

Era una flor, la prez de la comarca Que riega con sus ondas el Genil, Y en cuanto alumbra el sol y el mundo Ninguna mas gentil. [abarca,

Al crearla el Señor, sobre su frente Sus mas ricos tesoros derramó; Poder, cuna, beldad preclara mente Y noble alma le dió.

Y en su patria feliz era admirada Por mas de un esforzado corazon; Mas teníala el cielo reservada A mas alto varon!

Y llevóla el Señor á otra comarca Aunque estrangera, de la propia fé, Porque era joya digna de un monarca, Y de un monarca fué.

Y en este siglo en cuya negra historia El egoismo impera y el error, Dióla el cielo alcanzar la mayor gloria, — — La gloria del amor!

¡Oh! — Que mi amiga voz, enronquecida En tan rudo y estéril batallar, Por las paternas auras conducida Pueda hasta tí llegar!

Muestra á esa gran nacion que si belleza Te dió entre ella un asiento sin rival, Igual es, no mayor, que tu nobleza La púrpura imperial!

Reina, te admiren pueblos y naciones Por tu espíritu sabio y varonil, Como un tiempo reinó en los corazones La rosa del Genil.

No pronuncien jamás tus rojos labios Sino acentos de amor y de perdon; Membrar no debe ni vengar agravios Un regio corazon!

Que como el cielo dió á los soberanos Gloria mayor, mas inclito poder, En virtudes y ejemplos sobrehumanos Mayores deben ser!

Huyan adulacion, envidia, encono,
De un pecho en donde reina la verdad,
Y escudo sean de tu escelso trono,
¡Justicia! — ¡Libertan!

#### A UN AMIGO.

No estrañes, no, que el velo de amargura, Perpetua nube en mi infeliz semblante, Tambien nuble el cantar que fué un instante Émulo al ruiseñor en la espesura.

El tiempo fué de angélica ternura Cuando hasta de una flor era yo amante, Y vislumbraba, el seno palpitante, Diáfanos horizontes de ventura.

Si quieres que en mi vida atribulada, Náufraga hoy en el mar de la agonia, La calma torne de la edad pasada

Y el sol de la esperanza y la alegría, —; Vuélveme aquella juventud dorada!; Vuélveme aquel amor del alma mia!

#### EN LA MUERTE DE UNA NIÑA.

Era en verde rosal leve capullo
Cuyo virgíneo cáliz, entreabierto
Desparcia su aroma en el desierto
Donde reina el dolor;
Y al blando soplo del materno arrullo
Crecia y su belleza se formaba,
Y el viandante, al mirarlo, así esclamaba:
¡Bella será esa flor!

Mas tendió el aquilon sus negras alas
Y al rosal envidiando su diadema
Tronchó impío el capullo, blando emblema
Del ángel del amor;
Y descendió de las eternas salas
Un arcángel de luz en raudo vuelo,
Y el capullo cogió, caido al suelo
Aún antes de ser flor!

Rigió de nuevo el conductor divino
Su almo corcel de voladoras nubes,
A la region que habitan los querubes,
Dó eterno es el amor;
Lejos dejando en su veloz camino
En breve el triste reino del quebranto,
Que paran poco en la mansion del llanto
El ángel y la flor!

#### SONETO A ITALIA.

#### DE VICENTE PILICAJA.

¡ Italia, Italia! ¡ oh tú! á quien dió la suerte Funesto don de espléndida hermosura, Dote infeliz de tanta desventura Que en miseria y baldon tu faz convierte!

¡Fueras! ay! menos bella ó muy mas fuerte, Porque menos amada tu dulzura O mas temida fuese tu bravura Del cruel cuyo amor te da la muerte!

¡ Que del Alpe en torrente desbocado Al Pó, ya tinta en sangre su corriente, No viera yo bajar hueste invasora:

Ni á tí, el contrario acero á tu costado, Con el brazo lidiar de estraña gente, Siempre á servir, vencida ó vencedora!

#### MADRIGAL ITALIANO.

#### Anonimo.

Lo pasado no existe — en lontananza
Lo pinta la memoria:

Tampoco lo futuro — la esperanza
Traza falaz su historia.

Cierto es solo el presente — y en un lampo
Cae de la nada en el revuelto campo.
— ¡ La vida es, en conjunto,
Una memoria — una esperanza — un punto!

#### LA MITAD DE LA VIDA.

#### A M....

My days are in the yellow leaf, The flowers and fruits of love are gone; The worm, the canker and the grief Are mine alone.

BYRON, Missolonghi, 1824.

Bella, olorosa, espléndida se mece
La flor de los pensiles soberana,
Y la rosada faz amante ofrece
Al céfiro gentil de la mañana;
El sol sobre su cáliz resplandece
En cambiantes de luz y de oro y grana,
Y la fragante flor envanecida
Bebe á mares el fuego de la vida.

Y en él se embriaga y á su ardor creciente Sus tesoros mas castos abandona, Sin ver la triste que la flebre ardiente, Que con lazos de fuego la aprisiona, Agostará muy presto su fulgente De pétalos sin fin regia corona, Y que en breve marchita, deshojada, No alcanzará tal vez ni una mirada.

¡ Así la juventud! — Tascando el freno Que la austera razon dió á los humanos, El fuerte corazon de susto ageno, Empuña alegre con entrambas manos La copa del vivir — letal veneno Tal vez apura, y suponiendo vanos Los peligros y azares de este mundo, Se lanza sin temor al mar profundo.

¡Ay!¡Cuánto de temor y de fatiga, Cuánto de padecer crudo y punzante, Cuánto engañoso bien guarda enemiga Fortuna, al inesperto navegante! En vano implorará por mano amiga Cuando en medio al abismo rebramante, Cansado y solo y náufrago se mire, Y por el patrio hogar tarde suspire!

¡Tal mi destino fué!—¡Cuán orgulloso Entré á lidiar en la mundana arena!¡Cuánto en mí confiaba presuntuoso!¡Cuánto ¡ay! iluso, en la virtud agena! Y ardiendo el alma en fuego generoso Que aún ahora la inflama y enagena, Inerme se lanzó cuanto atrevida Al revuelto palenque de la vida!

Oh! cuánta esplendidez, cuánta hermosura En aquellas primeras emociones! ¡Cuánto amigo leal y cuánta pura Muger, cuántos altivos corazones! Mas disipada la tiniebla oscura— ¿Qué miré en derredor?—Negras traiciones, Bajas envidias, interés mezquino, Agitarse en confuso torbellino.

¡Cuánta deldad del pedestal que un dia Le erigió mi ilusion, rodó hasta el suelo! ¡Cuánto hediondo esqueleto se encubria Bajo un hermoso y transparente velo! Trocóse mi placer en agonía, Mi confianza en tímido recelo, Y en mi camino en vez de dicha y flores Espinas solo hallé, luto y dolores!

Un bien, tan solo un bien, en lo profundo Del corazon conserva el alma mia, Fragante flor que el ábrego iracundo Dejó en su esplendidez y lozanía: Angel perdido en este mar del mundo, Entre tanto pesar dulce alegría, Tabla que coge con incierta mano El náufrago allá en medio al occeano.

Imágen casta y pura, blando ensueño,
De mas dichosa edad tierna memoria,
Unico bien que respetara el ceño
Del destino envidioso de mi gloria:
Vergel olorosisimo y risueño
Que en el desnudo campo de mi historia
Brinda al alma en confusa lontananza
Un recuerdo de amor, una esperanza!

Y fijos ambos los cansados ojos
En su lozana y perennal verdura
Doy acaso al olvido los enojos
De tanto padecer, tanta amargura;
Y acaso al contemplario allá entre abrojos
Ostentando tan célica hermosura,
En el incierto porvenir confio
Y al través de mis lágrimas sonrio.

Mas jay i que nuevo Tántalo en la tierra Miro brotar la fuente cristalina, Y al quererla tocar cruda me cierra El paso una muralla diamantina. Como el viandante que en helada sierra De estrangera region, solo camina, Y sorprandido allí de noche oscura Errando va, el mezquino, á la ventura:

Tal yo por el sendero de la vida, Privado de su luz pura y radiante, La antes soberbia frente, ora abatida, Errando voy con paso vacilante: Y en vano intenta el ánima afligida Hallar dentro de si fuerza bastante A tan tremenda lucha, y desespera, Y cae mortal en medio á la carrera.

Así tal vez sediento peregrino
De Sahara en el piélago arenoso
A la mitad del áspero camino
Desfallece y se postra silencioso:
Y en vano en coruscante torbellino
Se alza el Simún rugiente y polvoroso,
El de su fiel bridon se tiende al lado'
Y aguarda allí la muerte resignado.

Del tiempo que pasó la remembranza
Me abruma — me desgarra lo presente,
Y el porvenir oscuro en lontananza
Hiela mi corazon — turba mi mente.
¿Qué mucho que sin fé, sin esperanza
Hunda en el polvo la abatida frente?
¿Qué mucho, en fin, que en nada ya confie
Y la paz del sepulcro solo ansie?

Perdon joh madre! si á tan ardua lucha Se rinde el corazon enflaquecido, Pocas mis fuerzas son y la ira mucha Con que me acosa el hado enfurecido: Si favor pido al mundo no me escucha— ¿ Y qué ie importa al mundo un afligido! ¿ No es cierto, madre, que á tamaño duelo Solo se encuentra alivio allá en el cielo!

Mas ¿dónde está tu fé, vil criatura?
Cobarde corazon — ¿dónde tu brio?
¿Porque te cerque un poco de amargura
Desesperas del sumo poderío?
¿Por una hora no mas de desventura
Osaste blafemar, mortal impio?
¡Orgulloso reptil, gusano inmundo
Es el que se soñó señor del mundo!

Débil, quiere subir á la alta cumbre De la inmortalidad, pese al destino; Ciego, ansía mirar la eterna lumbre Que constituye el sér del Sér divino: Esclavo, osa negar su servidumbre, Y en su insensato y loco desatino Quiere que todo un Dios desde su esfera Le siga siempre en su fugaz carrera.

Vuelve en tí, vuelve en tí, númen caido,
Baja, mezquino Dios, desde tu altura—

— ¿ Qué eres, en suma?—Un átomo perdico
Del mundo en la vastisima estructura.
Porque alumbre un destello oscurecido
De la lumbre eternal, tu noche oscura,
¿ Te juzgas ya de ciencia un hondo abismo
Cuando te desconoces á tí mismo?

Vuelve en tí, vuelve en tí, lucha esforzado, Y aunque amenace el porvenir oscuro, Al creciente rencor opon del hado De tu fé santa el diamantino muro. En vano el aquilon conturbe airado Cuanto ves en redor. — Firme y seguro Sigue tu marcha sin temer su embate, Que es mayor prez la del mayor combate.

— ¡Fé de mi corazon, luz de mi mente, Unico amor de mi cansada vida, Angel á cuya faz resplandeciente Renace mi esperanza ya perdida; Alejad de mi labio esta inclemente Copa de hiel y de pesar henchida, Y del mísero al ruego que os implora De un dia mas feliz luzca la aurora!

16 de marzo de 1849.

## TUYO ES MI CORAZON, DULCE AMOR MIO!

A M....

¿Cómo habré de decirte que te adoro, Ya en la mitad de mi azarosa vida, Purísima azucena, desprendida Del eterno pensil del sumo coro?

¿Cómo, mezclar mi lloro A tu risa infantil, dulce amor mio, Ni entrelazar el abrasado estío Con la verde, florida primavera?

— No se une en la pradera La tímida viola

Al espinoso cardo—nunca amiga
De la punzante ortiga
Fué la roja y espléndida amapola....
Y, empero, el corazon salta á tu vista
Y se lanza hacia tí, como el acero
Vuela en pós del iman, cual leve arista

Que arranca en su camino El hálito voraz del torbellino! Truena en la mente en vano el grito austero De la razon: la sangre no lo escucha.

Y en la tremenda lucha, Un grito inmenso, aterrador, postrero, Exhala el alma al espirar su brio: « ¡ Tuyo es mi corazon, dulce amor mio! »

#### A CRISTOBAL COLON.

CANTO ÉPICO.

Blanca paviota, osada aventurera,
Que en ola azul al céfiro mecida,
La dulce deja atrás, patria ribera,
Por la inconstante mar desconocida,
Y acaso en la mitad de su carrera
Por desecha borrasca sorprendida
Al primer rayo que hórrido retumba
Halla en medio del mar líquida tumba:

Tal del inmenso piélago salado
En medio al rebramante remolino,
Brevisimo bajel va denodado
Por dó ningen mortal halló camino;
Y así como divide el viento airado
Fugaz un fuerte pájaro marino,
No corta el mar, sino en sus ondas vuela
Veloz la empavesada carabela.

De pié un varon sobre el movible puente Se mira en ademan meditabundo: ¿Qué pensamiento audaz traza en su frente Ese surco de arrugas tan profundo? Débil mortal, en su ambiciosa mente Como si fuera un Dios sueña otro mundo, Y aquel su sueño á realizar, gigante, Osado busca el fin del mar de Atlante!

¿Quien es el noble espíritu alentado?
— Colon, el genovés esclarecido;
Aquel que el mundo aclamará asombrado
Por el mayor de cuantos han vivido:
El, de un siglo ignorante calumniado,
De contraria fortuna perseguido,
Ora al través de las bramantes olas
Conduce las enseñas españolas.

Por él la Europa entera fué testigo
De á dó pueden llegar en sér humano
El infortunio y el saber: amigo
Un suelo no encontró ni amiga mano
En su improbo penar: como un mendigo
Holló el confin inglés y el lusitano,
¡Y al ofrecerles su inmortal presente,
Iluso le llamaron y demente!

Doblado só la inmensa pesadumbre De un pensamiento colosal, inclina Aquella noble frente que la lumbre Del genio con sus rayos ilumina: Al través de la ignara muchedumbre Solo con su valor, recto camina, Y ni el peligro el pié veloz retarda, Ni el sarcasmo del vulgo le acobarda. Con fé tan pura en anteriores dias, Cuando á vencer al tártaro profundo Murió sobre una cruz el rey Mesías, Sumo holocausto al universo mundo; Sobre naciones cultas y bravías Desde la cima del collado inmundo, Los apóstoles fuertes se lanzaron Y su inmortal doctrina predicaron.

— En tanto el inspirado peregrino,
Cuyo valor ningun peligro aterra,
Va recorriendo en áspero camino
Los mas grandes imperios de la tierra:
Ya en Portugal, al reino mas vecino,
Aunque agitado de intestina guerra,
Como un viandante se dirige, oscuro,
Con firme corazon y pié seguro.

Que ciñen de Castilla la corona
Dos héroes que la luz de Dios inflama;
El moro por invictos los pregona,
El mundo por heróicos los aclama:
Sus altos hechos de una en otra zona
Publican las cien lenguas de la fama,
Y el católico mundo ama y venera
Su triunfante, católica bandera.

Mas la cárdena envidia le combate Allí tambien, y la ignorancia fiera; Y á la fatiga del mortal embate En la dura, asperísima carrera, El fuerte corazon duda y se abate Y acaso ya del triunfo desespera; Cuando del alto solio castellano Tendió Isabel su prepotente mano.

¡Isabel! Isabel! — Nombre querido,
Princesa digna de inmortal memoria,
Timbre español el mas enaltecido,
Claro blason de nuestra patria historia!
De cuantas glorias en el mundo han sido
¿ Cuál mas pura y mas santa que tu gloria?
¿ Qué reina de sus pueblos mas amada?
¿ Qué fama de los siglos tan alzada?

Ella tendió su mano al estrangero, Acorrió al capitan menesteroso, Y al resonar suavisimo y severo En el mundo su acento poderoso, Brío infundió al cobarde caballero, Largueza al traficante codicioso, Calló la envidia y de su vil jactancia Se avergonzó la estúpida ignorancia.

Muy pobre de tesoros mundanales, Si tan rica en virtudes y laureles, Sus vestiduras despojó, reales, De preciados adornos y joycles: Abrió á Colon sus puertos y arsenales, Y armas y oro, y marinos y bajeles, Y aún mas le dió que su poder alcanza, Pues que le devolvió fe y esperanza!

Y el viajero partió de gozo lleno
Dejando atrás sus adoptivos lares,
De amargas dudas y temor ageno,
Anhelando surcar ignotos mares:
Mas, ¡ cuánto sinsabor, cuánto veneno,
Y fatigas y túrbidos azares
Reservaba maléfico el destino
Al intrépido nauta en su camino!

Serena está la mar. — Blandas samean Al dulce soplo de espirante brisa Las lonas, y los astros centellean Sobre las olas de la mar sumisa: Las naos suavemente se menean, Su marcha prosiguiendo ya indecisa, Cuando, de estrago présagos y horrores, Llegan hasta Colon roncos clamores.

El rumbo á proseguir que mira incierto Se resiste la chusma amotinada, Volver ansiando al conocido puerto, Al seno dulce de la patria amada: Dudoso el triunfo, y el peligro cierto, A la razon apela de la espada, Y ya en abierta rebelion, vocea Con amenazas de mortal pelea.

Que en el piélago azul, inmensurable, Donde vogando van dia tras dia, A cada nuevo sol, una, inmutable, Ven ante sí la inmensidad vacía! Y en vano sopla el viento favorable Sobre el dormido mar; que á la agonia Poco son, de temores impacientes, Viento feliz ni plácidas corrientes.

Impávido Colon, con faz serena,
Cercado de la turba enfurecida,
Alza la fuerte voz de imperio llena
Que á los mas furibundos intimida:
A este persuade amigo, á aquel refrena,
Y á todos por igual sabio convida
A prolongar un tanto su esperanza,
Ofreciéndoles pronta bienandanza.

Mas de nuevo se oyó sordo ruido,
No ya de los soldados turbulentos,
Sino el confuso, atronador rugido
De recios mares y encontrados vientos:
Truena del rayo el lúgubre estampido,
Braman los desbocados elementos,
Y encubre en derredor tiniebla oscura
Los cielos y la líquida llanura.

Arrojan los iberos temerosos
Las inútiles armas homicidas,
Y á la maniobra acuden presurosos,
Unica salvacion de tantas vidas.
Mas los mástiles ceden ponderosos,
Quebrántanse las jarcias sacudidas,
Y ofrece por dó quier la cruda suerte
Lenta, espantosa, inevitable muerte.

Sepáranse las ondas espumantes, Y al báratro descienden sumergidos; Ya del cielo se ven menos distantes Sobre diáfanos montes suspendidos: Roncos rugen los truenos rebramantes Entre lampos de sangre enrojecidos, Y ayes de horror y gritos de amargura Redoblan el conflicto y la pavura.

Mas de pronto, en sus iras fatigada, Calla la ronca voz de la tormenta, Y de la gente ibera acongojada El desmayado corazon alienta: La opaca lobreguez ya disipada, De nuevo el cielo azul la faz ostenta, Y ya en Oriente el mar y el cielo dora Entre nubes de púrpura la aurora.

Y ven allá dó el horizonte cierra
Densas fajas de niebla blanquecina
Cual suelen elevarse de alta sierra
A la ribera de la mar vecina:
Y al alegre clamor de Tierra! Tierra!
La aguda prora en rumbo ya encamina
El sabio timonel, de gozo henchido,
En derechura al puerto apetecido.

Y entre víctores altos de alegría
Como al punto navegan mas cercanos,
Cernerse ven en la region vacía
Pardos picos de montes soberanos;
Y á la fulgente luz del rey del dia,
Como brotó de las eternas manos
La creacion, del mar en pompa gaya,
Con lenta majestad surge la playa!

Y árboles mil de espléndida verdura En espesa, amenísima enramada, Ante la cual son árida tristura Los cármenes felices de Granada. Y cerca una feraz, amplia llanura Por lejano horizonte limitada, Dó compiten las yerbas y las flores En color y balsámicos olores.

Y entre el ramage de la selva umbría Semivelada aún de pardas brumas, Y en el valle feliz que alumbra el dia, Y del mar en las cándidas espumas, Pueblan el aire en múltiple armonía Canoras aves de variadas plumas Dó juntas brillan la amarilla gualda, La púrpura, el zafiro y la esmeralda.

Y á dar vida á los mágicos vergeles Que el Atlántico mar sumiso baña, Entre rosas y mirtos y claveles, Los fuertes hijos de la heróica España, Ven brutos mil de tachonadas pieles, De grandor desigual y forma estraña, Leves triscando en la florida alfombra, O de un árbol tendidos á la sombra.

Mientras del márgen en la blanca arena El húmedo dejando, caro asilo, Con paso semejante al de la hiena Resbala el verdinegro cocodrilo: Y el cielo, el mar, y la campiña amena Dó alienta solo el césiro tranquilo, En silencio dormitan y bonanza, Plácidos cual la luz de la esperanza.

Mas súbito lanzó la hispana gente
Grito de admiracion: — apresurados
Se encaminan del mar á la vertiente
Espesos grupos de indios colorados:
Varones y mugeres igualmente
De prolijos cabellos adornados,
De recios miembros y de rostros crudos,
Altos, fuertes, esbeltos y desnudos.

Prosiguen los íberos bordeando
En sus frágiles vasos por la costa:
Puerto seguro á su valor buscando,
Por no arriesgar lo hallado á tanta costa:
Y al fin entre mil riesgos, enfilando
Tortuosa vereda cuanto angosta,
Hallan ledo remanso de agua pura
Ornado en torno de inmortal verdura.

Mas con flero ademan á la ribera
Los indios de aquel mundo habitadores,
Al són de ruda cántiga guerrera
Se acercan en tropel : los viajadores
Que no domó el terror ni el riesgo altera,
Al aire los pedreros bramadores
Disparan, y al insólido rūido
Huye el pueblo feroz despavorido.

Y apenas sija en la menuda arena El inmortal Colon el pié seguro, Unánime cantar los aires llena De ardiente gratitud y gozo puro : Y allí brillando en majestad screna, Signo de redencion al suelo impuro, La multitud saluda arrodillada La cruz que sue en el Golgota ensalzada. ¡Y en aquellas vastísimas regiones, Del hondo valle á la empinada cumbre, Sobre una y diez y cien generaciones De la fiera, pagana muchedumbre; Inflamará los rudos corazones De nuestra santa fé la pura lumbre, Y en cuanto ciñen dos gigantes mares Se elevarán de Cristo los altares!

¡Salve, varon ilustre y generoso, En valor y constancia sin segundo, A cuyo pensamiento poderoso Surgió entero del mar un nuevo mundo! Si el cielo por arcano misterioso Permitió que un viandante vagabundo Despues de tí su nombre audaz legara Al triunfo que tu fé solo alcanzara:

Paz á tus sacros manes, sombra altiva!

En el eterno libro de la historia

Página alguna que mortal escriba

Eclipsará el recuerdo de tu gloria:

Vencedora tu fama siempre viva

Cruza al través del tiempo y la memoria,

Y ardiente late el corazon del hombre

De amor y orgullo al escuchar tu nombre!!

Octubre de 1849.

#### EN UN ALBUM.

Allá en estrañas márgenes El burlador destino, En mi árido camino Un dia te ofreció: Y entonce, á mi despecho, Dentro al rasgado pecho, El corazon simpático De gozo palpitó.

Eras de flor espléndida
Levísimo capullo:
Tu voz era el arrullo
De un canto celestial:
Y en tu pueril semblante,
Pura, sencilla, amante,
Lucia en brillo plácido
Un alma virginal.

Pasé. — Y en medio al vórtice De esta azarosa vida, El alma extremecida De nuevo se lanzó: Y halló nuevos dolores Y pérfidos amores; Mas tu vision angélica Constante recordó.

Que eras el bien que, tímida Ansiaba la esperanza, El íris de bonanza Que en otra edad soñé: Torné á encontrarte — Rápido Te arrebató el destino — Y solo en mi camino De nuevo me encontré!

Hoy, aunque flor espléndida
El infantil capullo,
Tu voz es siempre arrullo
De un canto celestial:
Y en tu gentil semblante
Lucen con brillo amante
Los mil encantos púdicos
De un alma virginal.

Y aunque la suerte bárbara
De tí feroz me aleje;
Aunque en el alma deje
Tu ausencia tal dolor:
¡Guarde el Señor tu vida
Tan pura y bendecida,
Que hasta los mismos ángeles
Envidien tu candor!

Y aunque al mundano vórtice,
Por célicos arcanos,
Nacemos los humanos,
A amar y padecer:
Húyante los enojos,
Y que tus bellos ojos
No viertan otras lágrimas
Que el llanto del placer.

1854.

#### A. . .

Ausentes del alma mia
A quien tan de veras quiero—
— ¿ Daréis al ausente amigo
Un cariñoso recuerdo?

De vuestra vista apartado El mundo á mi es un desierto, Y entre zozobras y angustias No sé si vivo ó si muero.

¡Ay de las almas amantes En el mundanal mareo! ¡Ay de los pechos altivos! ¡Ay de los hondos afectos! Alli, en la florida alfombra De aquesos valles amenos, Entre sus verdes cañadas Y embalsamados recuestos;

Ĺ

ļ

V

Ē

5

٢

De mil trinadoras aves Oyendo el dulce gorgeo Mezclado al blando murmurio De los mansos arroyuelos,

Y aspirando los perfumes Que allí dan aima á los vientos; De este mezquino tumulto É indignas pasiones lejos,

Podréis al menos, tranquilos El espíritu y el cuerpo, En plácidas remembranzas Esperar mejores tiempos.

Entretanto, vuestro amigo, De mil calumnias objeto, De infames acusaciones Y de asquerosos enredos;

Con vuestra ausencia, sin alma,
Sin vuestro cariño, ciego,
Si puede afirmar que vive
Es por sus padecimientos.

Empero, en tantos pesares Que por destinos adversos Abruman y esterilizan Mi corazon y mi ingenio:

Vuestras imágenes caras, Vuestro blando y puro afecto, En mi solitaria vida Son un ossis risueño.

Por eso, con sé tan pura Cuanto es mi cariño intenso, Por vuestra futura dicha Alzo mis votos al cielo.

¡Jamás roncas tempestades, Nunca amargos contratiempos, Enturbien la fuente clara De vuestros dias serenos!

Y, aunque lejos de vosotras Fluctüare entre tormentos En medio al mar de la vida Este pobre amigo vuestro;

Será á sus penas alivio Y al mayor dolor consuelo, Pensar que á su afecto puro Dáis un piadoso recuerdo.

Mayo de 1858.

#### SEGUIDILLAS.

Me dicen, cara Antonia,
Que hoy cumples años;
De virtud y hermosura
Los llevas largos;
Que empieza apenas
A verter en tí gracias
Naturaleza.

En el mar de la vida
Con paso leve,
Vas, sin temer sus furias
Ni sus vaivenes.
¡ Conserve el cielo
La púdica ignorancia
De tu almo pecho!

¡ Qué de amargos dolores Que siente el alma Se funden al reflejo De tus miradas! Así, á los soles De mayo, huyen las nieblas De nuestros montes.

Cuando en torno, á los tuyos
Blanda sonries,
Te imitan en el cielo
Los seratines:
Que en tí contemplan
La muger, del mundo ángel,
Hermosa y buena.

Yo siento, cuando miro
Tus dulces ojos,
En célicas delicias
Mi sér absorto;
Que en ellos veo
Arder la pura liama
Del sentimiento.

En penas de otro, un dia Vi que temblaba Entre sus bellos orbes Furtiva lágrima: Desde aquel punto Al tuyo da mi pecho Devoto culto. Y en vano es que la suerte Con cruda saña Me lleve de estas tierras A ignotas playas : Desde aquel dia Nos unió indisoluble La simpatía.

Y en medio á las venturas
O á los afanes
Que me traigan del mundo
Las tempestades:
Tu flel amigo
Seré, hasta el postrimero
Vital suspiro.

#### A CARACAS.

En la falda de un monte que engalana Feraz verdura de perpetuo abril, Tendida está, cual vírgen musulmana, Carácas la gentil.

Y la corona de flotantes brumas Que se cierne en la cima secular, Parece un velo de nevadas plumas Que Dios la quiso echar.

Reina feliz de tan hermoso suelo,
Patria de mas de un célebre varon —
¿ Porqué al llegar bajo tu limpio cielo
Se oprime el corazon?

¡ Ay triste! — Miro de la patria historia Mustias hoy la belleza y majestad! ¿ Será que olvidas tu pasada gloria, Tu antigua libertad?

¡ No! — Que aqui en derredor, el alma mia Ve, rebosando en brio y altivez, La generosa juventud que un dia Será tu orgullo y prez.

Noble plantel de heróicos ciudadanos Que promete á tu gloria el porvenir — ¡Sin mancha el corazon, puras las manos, Guardad hasta morir!

Casi estrangero en el solar nativo, Peregrino y oscuro trovador, Arde en mi corazon, empero, vivo, El puro, patrio amor!

Él inspira mi voz en tal momento, Presta á mi alma su brío sin rival — ¿ Sordos seréis al dolorido acento Del seno maternal?

¡ No lo seréis, por Dios! — Los ojos fijos. Escrito leo allá en lo porvenir: — ¡ Madre que tiene tan heróicos hijos No puede sucumbir!

Despreciando esta vida transitoria Por la justicia y por la ley pugnad! ¡Feliz quien lega perennal memoria A la futura edad!

Yo en la madre comun, la heróica España.
Daré á cada virtud una cancion,
Y al recuerdo será de cada hazaña,
Altar mi corazon!

1854.

#### TISAFERNA.

A N....

Remonta el vuelo, alada fantasia; Siente, padece, altivo corazon; Volad, sentid, hasta el dichoso dia Del descansado olvido — del perdon.

Chispa divina, don del pensamiento, Huye de este asqueroso lodazal; Retrocede, raudal del sentimiento Al puro, sempiterno manantial.

Corred — volad — allá en el éter paro Só el ala paternal del Créador, Solo hallaréis el perennal seguro Contra las tempestades del dolor.

¡ Misero soñador! — ¿ Dónde son idos Los sueños de tu alegre juventud? ¡ Brotan hoy de tu lira hondos gemidos, Ayes de tu precoz decrepitud!

¡Oh María! — ¡Oh dolor! — Lágrimas Al secreto volved del corazon — [mias, ¿No véis que ante sus goces y alegrías Fuérais una viviente acusacion?

No mi amargo dolor turbe su calma
Ni anuble sus auroras de placer —
¿ Qué importa á su alma que batalle mi
En tan desesperado padecer? [alma

— Cuando este corazon que te adoraba, Arbitra de muerte ó de mi vida, Cuando el alma que en ti, por ti alentaba, l' Fiera rasgaste con ingrata herida:

¿ No sentiste vibrar en lo profundo La fibra celestial del sentimiento? ¿ En medio al ruido atronador del mundo Tu pecho no punzó el remordimiento?

; Ah! — ; No! — ¿ Qué importa al que del [alta roca

Sobre el hinchado mar la viste estiende, El débil ; ay! que el estertor sofoca Del que espirante ya sus olas hiende?

— Era la aurora de un sereno dia, El ambiente en el cáliz de la flor, Era un mundo de paz y de alegría, ¡Era, en fin, la esperanza de su amor!

Pero aquel panorama tan risueño, Aquel mundo de amor y de placer, Delirios eran que forjaba el sueño Y que hizo la verdad desparecer!

Rotas las alas, la esperanza mia Rodó desde la esfera celestial, Y al despertar en el amargo dia Encontróse en un áspero erial.

Lejos.... muy lejos de la márgen gaya De aquel encantador, fugaz Eden, ¡En vano ¡ay triste! en la desierta playa Las huellas busca del perdido bien!

¡Vana ilusion! — El mundo era lo mismo, Ceguera — ingratitud — crimen — error — Asechanzas — traiciones — egoismo — Pero entonces creia yo en su amor!

Creia yo en su amor! — Y era alegría Cuanto es hoy para mi dolor y llanto; Y eran, en el Eden en que vivia, Brío mi corazon y mi voz canto!

— Serena está la mar — Apenas riza Su espalda azul el vespertino ambiente, Mientras rápido el buque se desliza En busca de las playas de Occidente.

Serena está la mar — Diáfano el cielo, Callado el viento en la ancha lona espira, Y solo, en tanta calma, de hondo duclo Presa es mi corazon y amarga ira! Ira — Duelo — ¿ De qué? — ¿ Porqué? — Los ha-En el revuelto mar de la existencia, [dos, ¿ Fueron acaso á tí mas despiadados? ¿ Te abandonó tal vez la Providencia?

¡No! — Miro en derredor : dó quiera veo Llanto y temor, miserias y agonía; Aún mayor la impotencia que el deseo, Eterno el mal — un punto la alegría!

Si es comun el dolor — ¿Porqué la ira? ¿Contra quién esa cólera demente? ¿Pregunta acaso el mar que Dios le inspira La dulce calma — el huracan rugiente?

Y ¿ porqué lo que ignora ese gigante Ora á mis piés sin límite extendido, Habré yo de inquirir, átomo errante, Hoy en su vasta inmensidad perdido?

Ignoro porque vivo — porque siento — ¿Qué es lo que piensa dentro á mí? — ¡Lo Y, presa de tan bárbaro tormento, [ignoro! La pena sufro y mi ignorancia lloro.

Mas ¿porqué he de llorar? — ¿Porqué no miro

El designio de Dios que está patente? ¿Porqué ciego, obstinado, siempre giro Entorno á las tinieblas de mi mente?

Lo hondo y terrible del dolor humano, Lo vago del placer y circumscrito, ¿No son, por el decreto soberano, Clara revelacion de lo infinito?

¡ Atomo pensador, compuesto oscuro De barro vil y angélica materia, Haz tu terreno viaje menos duro, Ménos atento á tu mortal miseria!

Fija en el cielo la anublada vista — Allí hallarás amor y claridad — ¿Piensas que exista luz, que dicha exista, Donde nunca ha morado la verdad?

Carácas, 1858.

EN LA MUERTE DE UN ADOLESCENTE.

Vanitas, vanitatura.....

Y ayer vivia aún, y ha un breve instante Que al pronunciar mi nombre sonrcia....; Pobre flor! — Tu corola rozagante A aplacar no bastó la saña impía Del túrbido aquilon! — Al rebramante Rugir, cayó por tierra la alegría, La esperanza tal vez....; Ay, tierna madre! ¡Ay del mas infeliz, ausente padre!

Yo te amaba tambien.... pedazos hecho El corazon, te ví, niño inocente, Hablar del porvenir, sobre mi pecho Posando acaso la ardorosa frente: ¿Quién me dijera al ver aquel estrecho Abrazo, al escuchar clara, valiente, Sonar la voz só el cariñoso nudo Que fuera aquel tu postrimer saludo!

ly aún ora me sonries?... ¿Es un sueño De la turbia y enferma fantasia? O acaso al espirar, limpio, risueño, Aquel Dios que sustenta en la agonia, El mundo te mostró dó nunca el ceño Penetró del pesar, dó la alegría Es eterna como él, y dó las flores Eternas son tambien y los amores?

O acaso al espirar, vió tu inocencia
Tal cual en esta triste, humana vida,
Y el anhelar continuo, y la impotencia
Que atormentan al hombre en su caida:
Y leyendo en el libro de la ciencia
Que al mísero mortal está escondida,
Sonreiste al mirar tamaño duelo
Y á otro mundo mejor alzaste el vuelo?

¡Dichoso tú que ya de los azares Libre te ves del mundo, caro niño! Dichoso el que cual tú de los pesares Vírgen, y del error, como el armiño Cándida el alma, á los eternos lares Lleva el fraterno y paternal cariño, Dejando al suelo de su vida pura Solo amor y recuerdos de ternura!

No corren estas lágrimas que vierto, Angel puro, por tí, no; que mi llanto Sobre los tristes es que en el desierto Del mundo dejas, en tormento tanto. ¿Qué puede ya el dolor, sobre ese yerto Cadáver, si en el cielo en dulce canto Alaba á su criador con fe sincera El destello divino que en él era?

#### LA MUGER.

Ultima creacion de aquella mano Que freno dió á la mar de leve arena; Débil ser cuyo imperio es soberano Aún sujeto á la bárbara cadena: ¿ Porqué siendo tan débil nos dominas? ¿ Porqué sobre tu ley no hay ley alguna. Y son tu gracia y tu beldad divinas Mayores que el poder y la fortuna?

Porque es tu norte amor — amor tu esencia, Y por él y para él tan solo vives, Y, sumisa á la ley de tu existencia, Por él la dicha das, de él la recibes.

En medio al mar revuelto de la vida, Siempre agena á las miseras pasiones, Faro eres tú que con la paz convida A nuestros lacerados corazones.

Tierna flor, reina hermosa de las flores, Madre del hombre, amiga, compañera, Escudo en que se embotan los dolores De aquesta humana vida, ruda y flera:

¡Sí! — Desde el claustro maternal, sagrade, Hasta la piedra del sepulcro fría, Eres ángel al hombre destinado Para ser su consuelo y su alegría.

Y, aunque acusada, ó bien, desconocida Del vulgo ingrato, por su mal, te veas, ¡Yo te saludo, encanto de la vida! — ¡Bendita veces mil, bendita seas!

#### ODA A LA LIBERTAD.

No armada del puñal de la venganza, Ni teñida la veste en sangre impura, Tal como la forjó vuestra locura

O torpe iniquidad:
Plácida cual la luz de la esperanza,
Con la paz y el perdon sobre su frente,
Blanda la faz, benigno el continente:
¡ Tal es la libertad!

Hija de Dios, de su bondad esencia, Don el mas alto de su amor divino, Acaso en el mundano torbellino

Al hombre se ocultó:
Negra ambicion, estúpida demencia,
El temor de los buenos, la osadía
De un tirano, el furor de la anarquia
Tal vez la encadenó.....

Mas no puede morir: — lozana, fuerte, Crece encorvada bajo el férreo yugo: Ni el hacha enrojecida del verdugo Enerva su virtud! Del seno tenebroso de la muerte, Insultada tal vez, jamás vencida, Cual su padre inmortal, torna á la vida Con nueva juventud!

Poco son á humiliaria los tiranos,
Que el mundo ve y conoce sus derechos;
La oprimen ¡ay! con sus bastardos hechos
Mil émulos y mil;
Que só el disfraz de nobles ciudadanos,
En su nombre inmortal alson pendenes

En su nombre inmortal alzan pendones, Y hacen servir los pueblos y naciones A su torpeza vil!

Vosotros sois, apóstoles fingidos,
Vosotros, embusteros renegados,
Vosotros, sí, los pérfidos soldados
Del crimen y el error:
No ha menester la libertad, bandidos,
Del estruendo y rencor del fiero Marte;
— Simbolo del perdon es su estandarte,
¡ Su blando imperio amor!

Y lidia, sí; — pero en leal palestra;
Atacada, jamás provocadora;
Siempre grande en la lid, nunca opresora,
Que es númen celestial;
Y nunca armó su prepotente diestra
El odio, ni el temor, ni la venganza:
Jamás para vencer urdió asechanza
Ni usó traidor puñal!

—; Pueblos! — No es el rencor ni la codicia,
Ni la torpe ambicion ni la impia guerra
Los símbolos que anuncien á la tierra
Que ya lució su edad:
Si veis órden y paz, amor, justicia,
Adunados reinar en grata calma,
Alzad entonces al Criador el alma: —

¡Esa es la Libertad!

#### ELEGIA.

..... Periit pars maxima nostri.

C. Gallo. Senectutis descriptio.

Brotad, lágrimas mias,
Del pecho lacerado;
Brotad, antes que el cielo
Redoble el crudo afan:
Las dulces alegrías
Del tiempo ya pasado
Volaron — los contentos
¡Cuan rápidos se van!

Las puras alegrías
De la feliz infancia,
Cuando á la humana vida
Despierta el corazon;
Las blandas ilusiones,
La púdica ignorancia,
Que el Sumo Sér al niño
Y al ángel solo dió.

Y el proceloso anhelo
De aquella edad florida
En que aún ignora el hombre
El crimen y el dolor;
Edad dó puso el cielo
Las flores de la vida,
Y en que si acaso hay lágrimas
Son lágrimas de amor.

Todo pasó cual lampo
Que un rápido momento
Desgarra el firmamento
Las sombras á alumbrar:
Y en el desierto campo
Que fué jardin florido,
Sin norte voy perdido
Cual náufrago en la mar!

A par que poderoso,
Que un tiempo bebí ansioso
Del seno maternal?
¿Dónde, las esperanzas
De dichas y de glorias?
— ¡Hoy fúnebres memorias
Son todas por mi mal!

Pasó de aquellos dias
El fuego fecundante,
Secóse ya en mis venas
La savia juvenil.
Y en hondas agonias,
El seno jadeante,
Me acerco mustio, pálido,
Ai límite senil.

— Mas no — la vista estiende A la inmortal esfera, Que es solo un breve tránsito El lóbrego atahud: Allí el amor enciende Su perennal hoguera; Allí da asilo al náufrago La paz de la virtud.

1858.

#### LA BENDICION DEL DOMINGO

DE PASCUA DE RESURRECCION.

Urbi et orbi....

#### A SU SANTIDAD PIO IX.

Cuando del alto solio Vaticano,
Rey y sumo Pontifice romano,
Bañado en santo júbilo el semblante,
Ante el pueblo que escucha palpitante
Alzas al cielo la piadosa mano:
Todo el que te contempla se arrodilla,
Y como tu poder baja del cielo,
El mas altivo inclinase hasta el suelo;
Que aquel que al cielo adora no se hu[milla.

En el vasto recinto,

Como arrastrados de comun instinto,
Millares de millares

De los opuestos polos de la tierra

Míranse en tumultuoso laberinto.

Unos, surcando borrascosos mares,
Salvando otros el valle y la alta sierra

Llegan á punto en el dichoso dia —

— Y no á gozar la mística alegría

De la resurreccion que salva el mundo,
Ni á implorar el perdon de sus errores

Vienen, arrepentidos pecadores:

Mas alto es su propósito y profundo

Y aún de muchos de entre ellos ignorado...

Del Arca santa firmes defensores,
Vienen á protestar contra el malvado
Espíritu del tiempo. — A la pelea
Dispuesto el corazon, el brazo listo,
Rápido acude el escuadron de Cristo;
— Mas no en marcial, mortifera batalla,
Habrá de ventilarse tal contienda;
Humo es el hierro y polvo la metralla
Ante la ira del Señor, tremenda.
En polvo las impávidas legiones
Caerán y los cerrados escuadrones
Del invasor. — Tu brazo justiciero
Sumergirá el caballo y caballero, —
1 Y guay del que en su loco desvarío
Tu causa abandonó, Señor, Dios mio!

¡Ved! — Ya del alto asiento se levanta
Del padre universal la gran figura:
Firme en el suelo la inspirada planta
Eleva entrambos brazos á el altura.
— ¡Oid! — Ante su acento

Enmudece la mar, espira el viento; Sumiso muere el rudo vocerío Del multilingüe, atronador gentío,

Y en silencio profundo La suma bendicion espera el mundo.

Ya el aire hiende la inspirada mano, Y al signo, redencion del Universo, Póstranse á par el probo y el perverso En el vasto recinto Vaticano...

Eléctrica emocion, inmensa, estraña,
De la gran muchedumbre se apodera —
No la flaca muger, fácil al llanto,
En amar y llorar es la primera —
— Nadie resiste al poderoso encanto.
Llanto de amor el duro rostro baña
Y encanecida barba del guerrero;

Y el hipócrita artero Y el atéo, en el mal endurecidos, Rinden tributo, á su pesar sincero, Contritos si no aún enternecidos.

¡Que aquesa bendicion, gérmen fecundo De amor y de virtud y de alegría Lleva consigo al Norte y Mediodía,

De Oriente hasta Occidente, De nacion en nacion, de gente en gente, De Roma eterna hasta el confin del mundo!

Paris, 13 de mayo de 1862.

EN LA MUERTE DEL EXMO.

SEÑOR DON FRANCISCO MARTINEZ
DE LA ROSA.

Alma sencilla y buena Que cruzaste la mar embravecida, Con frente siempre plácida y serena En medio á las borrascas de la vida:

Corazon generoso
Que siempre ageno á envidias y rencores,
Latiste, á par benigno y animoso
Y fiel á tus poéticos amores:

No alientas ya — la muerte Dió fin piadoso á tu existencia humana, Y en la tierra dejando el polvo inerte Volaste á la presencia soberana; Al perennal seguro
Dó es humo vano la mayor grandeza;
Donde, arcano espantable cuanto oscuro,
La ilimitada eternidad empieza:

Yo, tu menor amigo, Por tí el favor del Sacrosanto imploro, Y de tu honor y tu virtud testigo, Con mi horfandad la de la patria lloro.

Ya no se oirá el sonido De tu elocuente voz, conciliadora, Calmando en el combate embravecido Tanta y tanta pasion imprevisora.

Mas no; — vive esculpida En nuestro corazon tu gran memoria; Que á tí el ocaso de la humana vida Es alba de la eterna de la historia.

Tu rostro venerable La atribulada patria llora ausente: Pasó esimero el barro deleznable, La célica virtud está presente.

Presente — en voz severa Encomia el patriotismo, el vicio infama: La pura llama que en tu pecho ardiera Hoy de la patria el corazon inflama.

Mortales enemigos En el comun dolor se dan las manos; ¡Si al llanto de la patria son amigos, De la patria al amor serán hermanos!

La muerte, soberana Majestad presta á tu terrena gloria, Y en el silencio de tu voz humana Habla elocuente tu inmortal memoria.

Tu ejemplo generoso Será en cercano porvenir fecundo, Hoy, que de nuestro pueblo valeroso El noble despertar contempla el mundo.

Así, al umbral temido
De la honda eternidad, fuiste, risueño;
Entorno á tí miraste, enternecido
Y te dormiste en el eterno sueño.

¡Que ver pudiste, el flero Golpe al sufrir de la mortal guadaña, De tu vivir al rayo postrimero Brillar el sol del porvenir de España!

Paris, 1862.

#### ULTIMO ERROR.

Era una alma infeliz de duelo henchida, Un animoso corazon, rasgado, Un hombre que en el llanto habia pasado La mitad mas hermosa de la vida:

Adolescente apenas, bendecida Del cielo, arcángel en muger trocado, Una jóven pasó del triste al lado Y le miró con faz enternecida.

El, al verla tembló — creyóse ciego — Tornó á mirar — ; amóia! — y con fé santa En don la dió su corazon herido:

Tomólo ella — lo vió despacio — luego Riendo lo arrojó, y con leve planta Prosiguió en el andar interrumpido.

Paris, marzo de 1862.

#### A NATALIA.

Alegre, como el céfiro en el prado, Dulce, como el perfume de la flor, Leve, como el celage nacarado Que templa el rayo del naciente sol;

Al són de tu argentina voz, súave, El corazon empleza á palpitar, Como al nacer del sol se agita el ave En su nido ensayándose á volar.

¿ Qué mágico poder hay en tu acento, Qué misterioso encanto de muger Hace que á tu mas leve movimiento Caiga el alma en deliquios de placer?

> Corazon que duermes, Tierno corazon, Despierta un instante Y escucha mi voz: No hay en sus acentos Perfidia ni error; Es el dulce cántico Del potente amor.

Del hando letargo,
Despierta á la vida,
Amor te convida,
Te llama el piacer;
Mas no: — duerme, duerme,
No escuches mi canto —
— ¡ Vivir es el llanto,
Dormir es el bien!

Vision angélica, Hurí divina, Tu lus me inclina Hácia el amor; Mas ya, despierta, Ve el alma, yerta, En pompa lúgubre Crudo el dolor.

No ve que el gélido
Desden me mata;
¡No ve la ingrata
Mi fino amor!
¡Y, por ventura
Dé su ternura,
Por una cántiga,
Por una flor!

Funesta víctima

De la fortuna,

No hay tregua alguna

A mi dolor —
¡Muramos!—;Pía,

Acaso un dia,

Vierta una lágrima

Por tanto amor!

Madrid, 1855.

#### LA EDAD PROVECTA

A ARISTIDES DE LA BASTIDA, (EN EL HOMBRE SOLO).

My days are in the yellow leaf,
The flowers and fruits of love are gone;
The worm, the canker and the grief
Are mine alone.

Byron. — Missolonghi, 1824.

.....Non sum qui fueram.... periit pars [ maxima nostri....

GORNELIO GALLO. — Senectutis descriptio.

Sol sin rayos que espira en occidente, Pálida estrella al despuntar del dia; Rio que va á perderse en su corriente A los abismos de la mar bravía;

Arbol que el frio otoño ha deshojado Y al sol primaveral sigue infecundo, Tal la provecta edad del que aïslado Surca el tempestüoso mar del mundo,

Pasó la juventud con sus encantos, Voló el tiempo feliz de los amores; Los huïdos placeres son quebrantos, Las memorias del bien crudos dolores.

Detrás la historia ve de lo pasado En indecisa claridad, y oscuro, Solo por lo infinito limitado, Ve ante sí con asombro lo futuro.

Y en lo presente con terror se aferra; Mas resbala veloz bajo su planta, Y al mirar su horfandad sobre la tierra La vista al cielo en su dolor levanta,

El ; ay! de angustia con que el cielo implera En la desierta soledad retumba, Y el eco triste le responde: «¡Llora, «Llora solo, infeliz hasta la tumba!»

Cualquiera espacio que en la vida human Hayas de recorrer, pobre viajero, ¡Nunca unirás el hoy con el mañana, Dó quiera y para todos estrangero!

— Dos senderos, de gozo y de dolores, Van á par del no sér á lo infinito; Llano el uno, camina entre las flores, Duro es el otro y áspero-y maldito.

Tocan á aquel que ama y es amado, La ancha senda, el oäsis deleitoso, Y al huerfano infeliz, abandonado, El caminar continuo y fatigoso.

¡Solo, solo en el mundo! — ¡En su carrera A lo largo de la honda catacumba, No ya una voz amiga, ni siquiera El sollosar de otro dolor retumba!

¿A dó lievar la planta temblorosa, Dó los ojos, del llanto oscurecidos, En la vacía soledad, medrosa, Dó solo el eco oyó de sus gemidos? — Que si, tal vez, sonriele fortuna, Crudo sarcasmo en su desierta historia, Un solo corazon no alienta, ni una Voz se alza por su dicha ó por su gioria.

¡Ay! — ¡Al fin de tan împrobos delores Abierta estă la tumba solitaria, Dó amistad nunca esparciri sus fiores Ni alzară amor su i rvida plegaria!

¡Solo en la vida y en la tumba solo, El infeliz á discernir no alcanza En su vida mortal, de polo á polo, Ni la sembra fugas de una esperanza!

É inclina al suelo la abatida frente, Y va siguiendo el lúgubre camino, Hácia donde le arrastra en su corriente El humano, confuso torbellino.

ŀ

Ţ

— Mas ¿porqué desesperas, hombre fuerte? ¿Porqué al dolor y al llanto te abandonas? ¿No tiene acaso en su poder la suerte A mas de la de amor, otras coronas?

¿Acaso sin amor no existe gioria? ¿Es nuestro fin supremo el propio bien? — ¡Dále otro curso á tu infeliz historia Y de mas puro laure orna tu sien i

Si el propio bien te niega adverso el hado, Pugna animoso por la dicha agena. — — No es el mas fuerte ni el mejor soldado Quien solo rompe su servil cadena.

Lidia en pró de la tierra en que naciste, Combate la comun perversidad, Levanta al que cayó — consuela al triste — — ¡Tu familia será la humanidad!

Y no desmayes, porque en la alta empresa Te persigan error, ingratitud, Miseria y proscripcion. — La suerte es esa Que el mundo guarda á toda gran virtud.

¡Una palabra — un gesto — una mirada El triste á contener que se derrumba; Una, solo una lágrima enjugada, Y en llanto, Gratitud, la faz bañada De flores ornará tu noble tumba!

Paris, junio de 1862.

## PARAFRASIS DE ALGUNAS ESTROFAS DEL CHILDE HAROLD

DE LORD BYRON.

#### ÁL MAR.

A LA SENORITÀ DONA CELINA ALFONSO.

Hay encanto en el bosque nunca hollado, Estasis hay en la desierta orilla;
Hay consorcio por nadie interrumpido
Cabe á la mar, y canto en su rugido:
Y no menos por esto me es amado
El hombre; — pero mas naturalesa
En estas entrevistas en que olvido
Lo que soy y he de ser y lo que he sido,
Y me confundo en su inmortal grandeza.
— Lo que entonces el alma goza y siento
Espresar con la ves nunca he podido,
Mas no puedo caliarlo enteramento.

Rueda adelante, rueda, mar profundo, Oscuro, azul. — ¿ Qué á tí diez mil armadas Resbalando en tus líquidas llanadas? Graba su paso el hombre en este mundo Con luto y llanto. — Su poder impío Cesa en la playa — en tus hinchadas olas Todo naufragio es obra de tu brio. No hay huella en tí de destruccion del hombre; Y apenas si la propia, un punto agita Tu tersa faz, cuando, átomo perdido, Al fondo tu furor le precipita,

Con un débil gemido, Sin plegarias ni féretro ni nombre, En tu honda inmensidad desconocido !

Jamás en tus senderos Pudo grabar la huella de sus plantas; Tus ámbitos jamás fueron despojo

De sus instintos fleros.

Sin ira contra él, si te levantas

Lejos de tí le arrojas, y el mezquino

Poder con que él destruye la ancha tierra,

Jamás alcanza á merecer tu enojo.

Jugando, empero, á la region vacía

Envuelto en espumante remolino,

Tiritando del miedo que la aterra

Y ayes lanzando, tu vigor le envía

Hácia su Dios, dó yace su esperanza;

Y otra vez le recoges, y en bonanza

Al puerto le conduces mas cercano,

Donde vuelve á cobrar su aliento insano.

Las flotas que los fuertes torreones
De las ciudades en la roca erguidas
Van á arrasar, pavor de las naciones,
Y de los reyes susto en sus guaridas;
Esos de roble inmensos leviatanes
De vastos senos y poder terrible
Que á su creador formado de vil tierra
Hacen tomar el título risible
De arbitro y rey del mar y de la guerra,
Son un juguete para tí, inocente,
Y se funden cual nieve transparente
Entre la espuma de tus crespas olas,

Que tragan igualmente De la invencible Armada los enojos Con los de Trafalgar sumos despojos.

Tus costas son imperios, dó cambiado Todo está escepto tú — ¿Qué fué de Asyria, Grecia y Cartago y del poder de Roma?

Bañaban sus fronteras

Tus aguas, en el tiempo ya pasado

De libertad — só el yugo que hoy las doma

Tambien: — á rudas tribus, estrangeras

Obedecen tal vez sus territorios

En servidumbre bárbara sumidos,

Y hoy vemos en desiertos convertidos

Los que antes fueran de opulencia emporios.

No así tú — el mismo sigues, inmutable,

Salvo el capricho de tu humor instable.

Ni la mano del tiempo, asoladora,

Graba una arruga en tu azulada frente,

Y cual del mundo en la primera aurora

Tal rueda aún hoy tu plácida corriente.

Cristal donde la faz del Increado
Se refleja al rugir de la tormenta;
Ya por la fresca brisa, dilatado,
Ya só la furia de aquilon, violenta,
Ya hácia el estremo septentrion, helado,
Ya sombrío y convulso dó calienta
Mas vivo el sol — ¡inmenso, ilimitado,
Sublime eres, o mar — muestra sensible
De lo eterno — dosel del Invisible!

Hasta los monstruos mismos
Que pueblan tus abismos
En tu limo matriz toman su esencia;
Todas las zonas préstante obediencia;
Surges, — y del un polo al otro polo
Torvo to estiendes — insondable — solo!

¡Y yo te adoro, o mar! Fué mi alegría, Sobre tus olas túmidas llevado En la feliz adolescencia mia, Sentirme hácia adelante arrebatado Como la espuma que en tu faz se cria. Jugué con tus escollos desde niño, Que hallaba en ellos indecible encanto;
Y si terror su riesgo me infundia
Aún habia placer en el espanto,
Que era por tí mi amor, filial cariño;
Y ya cerca, ya lejos, me fiaba
A tus alas, y amante acariciaba
Con débil mano tu húmeda melena
Cual lo hago en este dia,
De placer y de amor el alma llena.

Paris, julio de 1862.

#### PARAFRASIS DE ALGUNAS ESTROFAS

DEL CANTO PRIMERO DEL CHILDE HAROLE DE BYRON,

Relativas á España.

La muger que inspiró principalmente estos versos, es la heroina de Zaragoza.

Y han de caér, el jóven y el valiente Y el altivo, de un déspota orgulloso A saciar la ambicion? — ¿La noble frente Han de humillar de servidumbre al yugo, O bajar de la muerte al tenebroso Abismo? — ¿El robo triunfará insolente De España en el estrago doloroso? ¿Y así ordenarlo á aquel Poder le plugo

Que humilde el hombre adora,
Y sordo ha de seguir al acuitado
Ay del caido que su ayuda implora?
¿Todo lo que un valor desesperado
Intente, será inútil? — Del anciano
El consejo — el saber del veterano —
El zelo del patriota, verdadero, —
El juvenil esfuerzo, sobrehumano,
Y del adulto el corazon de acero?

¿Para esto, acaso, la doncella hispana Su guitarra suspende enmudecida, Su sexo olvida y en su furia insana A la espada despósase, homicida? ¿Y entona de la lid el ronco canto Y se atreve á los hechos de la guerra,

Y con essuerzo tanto

Asombra y electriza la ancha tierra?

Pálida al ver la mas pequeña herida

Antes, temblaba de cobarde espanto

A la queja del buho enronquecida:

Hoy, ve las bayonetas erizadas

Tranquila, y el chocar de las espadas,

Y por sobre los muertos, aún calientes,

Con paso de Minerva, el estandarte Lleva, dó temblaria el mismo Marte.

Vosotros que al oir su estraña historia ()s pasmareis; — si en mas felices dias La viérais, y guardárais la memoria De aquellos negros y brillantes ojos Que al azabache mismo dan enojos: Y de las dulces, gayas melodías Que alzaba en lo interior de su aposento; Los luengos rizos que enredaba el viento Y al arte del pintor desesperaban, Y sus formas de amor, encantadoras, Que á una hada no á muger, la semejaban; Mal pudiérais pensar que en otras horas, Allá de Zaragoza en las murallas, Mirara sonriendo, frente á frente La muerte, — y los cerrados escuadrones Rompiera, — y los infantes y bridones Guiara, en alto el brazo armipotente, Agitando el pendon de las batallas!

Su amante cáe — de inoportuno llanto
No riega el suelo; muere el que acaudilla—
Llena el puesto fatal; cunde el espanto
Y huyen los suyos — ella los humilla
Y al rostro les arroja oprobio tanto;
El enemigo ceja — incontinente
De los que le persiguen marcha al frente —
¿Quién mejor calmará del muerto amante
Los manes, y del Jefe, aún palpitante
Vengar mejor pudiera la caida?
¿Quién mejor volverá que una doncella
Al hombre su valor, su fé perdida?
¿Quién tan flero acosar, huella tras huella
Al, de su esfuerzo femenil, vencido
Galo, que huye ante un muro derruïdo?

Y no, empero, las virgenes iberas
Son raza de feroces amazonas;
Formadas á las gracias hechiceras
Del amor, si hoy trocadas en Belonas
Emulan á sus hijos en guerreras
Hazañas, su furor enternecido
Es de la paloma, que rechaza
Con el pico, la mano que en su nido
Al adorado cónyuge amenaza.
Muy superior, sin duda, es la española

En firmeza y dulzura, A otras hembras de tierras apartadas Por su charla enfermiza celebradas;

Mas noble es su alma y pura, Y tal vez las iguala en hermosura. Cuanto dulce es la esférica barbilla
Lo dice el blando hoyuelo con que sella
El dedo del amor, su amor en ella:
Sus labios, cuyos besos sin mancilla
Pugnan por escapar del nido rojo,
Dicen al que los ansia enardecido
Que habrá de merecerlos con su arrojo.
¡Cuan bello es su mirar, cuanto atrevido!
De Febo en vano el rayo encandecido
Intentó ajar su mórbida mejilla,
Que de su amor al beso repetido
Mas fresca y roja y mas lozana brilla.

¿Quién, viéndola, buscara Del septentrion la pálida belleza, Cuando en sus pobres formas solo hallara Trémula languidez, débil flaqueza?

Climas, por el poeta celebrados
Harems ocultos del remoto Oriente
Donde hoy alzo mis cantos destemplados
Aquella á celebrar, resplandeciente
Belleza, que aún los cínicos helados
Celebraran acaso en estro ardiente:
Las huris comparad, á quien apenas
La brisa permitis, porque en sus alas
No tienda amor sus célicas cadenas,
Con la española de brillantes ojos.
Sabed que en sus jardines y en sus salas
Existe, aunque el orlo os cause enojos,
El dulce paraíso del Profeta;

Y allí encuentra el poeta Las huris oji-negras, celestiales Con sus eternas gracias, virginales.

Paris, julio de 1862.

#### EL SUEÑO DEL GRUMETE.

BALADA.

Es una noche lluviosa
Y á caballo en un juanete,
Un intrépido grumete
Contempla el cielo y la mar;
Y en el trabajo las manos
Y el alma en el patrio suelo,
Colgado entre el mar y el cielo
Así comenzó á soñar.

Ve de la patria ribera Allá al fin del horizonte, Surgir el mas alto monte De un puro sol al briliar; Y la cercana colina Elevarse en pompa gaya Y la arena de la playa De entre las olas del mar.

Y luego, ya mas vecine,
Vió la paterna cabaña,
Y el arroyuelo que baña
El valle donde creció:
Y, las manos enlazadas,
Con trémula planta, incierta,
Salir por la angosta puerta
A sus tiernos padres vió.

Mas distinta, en las arenas Que la mar besa, adormida, De su hermana mas querida Mira el rostro encantador; Y en llanto la faz bañada De gozo, oculta tras ella, Mira á la hermosa doncella, Blance de su puro amor.

Abre imprudente los brasos,
De la jarcia se desprende,
Voltéando el aire hiende
Y va á dar en medio al mar:
¡ Hombre al agua! — Inútil grite,
Vano, ridículo empeño; —
¡ Nuestra vida es un ensueño
Y morir es despertar!

Paris, agosto de 1862.

### POESIAS CHINAS.

### ADVERTENCIA.

La traduccion que ofrezco hoy á nuestra juventud estudiosa como muestra de la poesía de los Chinos en épocas por cierto bien remotas, puesto que son de los siglos VII, VIII y IX de nuestra era cristiana, ha sido hecha sobre la version francesa publicada hace poco en París por el Marqués d'Hervey Saint-Denis.

Respondo de la fidelidad, no literal sino equivalente, de mi traduccion del texto francés; pero no ando muy seguro en la de Mr. d'Hervey al texto chino, por la sencillísima razon de mi absoluta ignorancia de aquella lengua. Sé que el Marqués d'Hervey conoce á fondo varios idiomas estrangeros, y esto me dá esperanzas de que no empléo mi trabajo en cosas absolutamente fantásticas.

No digo sin razon lo que antecede. En mis largas lecturas he tropezado frecuentemente con juicios y aún traducciones de obras nuestras, italianas ó portuguesas, lenguas tan eufónicas y de tan fácil inteligencia para todos los que sepan latin; — juicios y traducciones autorizadas con nombres tan célebres como los de Victor Hugo, Lamartine y Villemain, y plagados, sin embargo, de gravísimos errores. — Citaré, como pruebas, el juicio de Lamartine entre las lenguas española y portuguesa; la multitud de citas en prosa y verso, en español bárbaro, del gran Victor Hugo, y la traduccion del célebre Villemain, de la no menos famosa oda de Manzoni, il Cinque Maggio, y de alguna poesía de la Avellaneda. — Dicho esto, ahí van mis traducciones.

Paris, marzo de 1862.

#### UN DIA DE PRIMAVERA.

(Espresa el poeta sus sensaciones al salir de la embriaguez.)

Si es esta vida un prolongado ensueño, ¿ A qué, pues, la existencia atormentar? Yo, de la vid me embriago en el beleño El dia, y cuando empiezo a vacilar, En la primera sombra, El duro suelo por mullida alfombra, Me entrego á dulce y sosegado sueño.

Despierto y en la próxima enramada Un pajarille canta entre las flores, — ¿En qué estacion estamos? le pregunto, Y me responde al punto: En aquella en que al aura embalsamada Primaveral, suspira en la alborada La tortolilla fiel, canto de amores.

Conmovido me siento y un suspiro
Pronto á exhalar estoy; pero de nuevo
El vino escancio y bebo:
Torno á cantar hasta que en leve giro
La blanca luna en los espacios brilla;
Y cuando acaba el fuego en que me inspiro,
Sordo al elogio estoy y á la mancilla.

Li-tai-pe (1).

#### EL GRITO DE LOS CUERVOS.

(AL CAÉR DE LA NOCHE.)

Cabe á la ciudad que envuelven Nubes de amarillo polvo, Mil y mil cuervos se juntan Cuando se acerca el reposo.

Sobre los árboles vuelan Lanzando graznidos roncos, O se asientan en las ramas Llamándose unos á otros.

La esposa de un gran guerrero, Que en el hogar, hoy tan solo, Teje seda, recamada De perlas y azul y oro;

Oye sus gritos que deja Llegar á su oïdo, broncos, La cortina, purpurada Del sol moribundo, rojo.

Detiene la lanzadera, Mira su triste abandono, Y piensa con amargura Del ausente, amado esposo.

Al casto lecho se acerca En silencio — mira en torno, Y como Huvia de estío Brota el llanto de sus ojos.

Li-Tai-PE.

(i) Poeta fameso. Floreció bácia la mitad del aiglo octavo de nuestra era.

#### A LA VISTA DEL VINO.

Song-tseu se transformó sobre el Kin-hoa Hasta el hondo Pong-lai, Ngan-Ki llego Merecieron por tanto eterna loa Y sus nombres la sama eternizó. — Murieron como todos morirán; [están Pero Song-tseu y Ngan-Ki, ¿dónde ahos

La vida es como un lampo fugitivo Que brilla apenas cuando ya pasó. Al cierzo helado como al sol estivo Firme la tierra está y el cielo altivo; Mas nuestro rostro rápido cambió!

Vosotros, á quien hoy propicio el hado Os presenta ese néctar regalado; Si se os brinda la copa del placer, — ¿ Qué tardais, insensatos, en beber?

Li-tai-pé.

#### AL PARTIR PARA LAS FRONTERAS.

Tened el arco con vigor tendido,
Larga escoged y sólida la flecha;
No apunteis al contrario enfurecido,
Antes haced en los caballos brecha.

— Vivos coged, si es dable, á los soldados
Y aún mejor á los jefes afamados.

El imperio mayor límites tiene — Tambien debe tenerios la matanza: No en los muertos al bote de su lanza, En los vencidos que en su ley mantiene Funda el bravo su gloria y su pujanza.

TSOUI-HAO.

#### ADIOSES A LA PRIMAVERA.

Cada dia que pasa, dá la vida
Un paso mas á la vejez austera,
Mientras cada nuevo año, ve, florida,
Reverdecer la gaya primavera:
Hoy que aún la copa del licor henchida
Está, en union bebamos, placentera,
No nos hagan pensar en los dolores
Esas marchitas, deshojadas flores.

OUANG-OEY.

#### LA YERBA.

Fresca y lozana la menuda yerba Dó quiera csmalta la feraz campiña; Cada año desparece en el Otoño Y en el mes de las flores resucita.

El fuego la devora, mas no apaga En ella el dulce gérmen de la vida; Que al alentar la gaya primavera, Ella renace, cual denantes linda.

Invade su verdura vigorosa El monte, el llano y la vereda antigua, Y al moribundo sol graciosa ondula Del muro al pié de la ciudad derruida.

— La yerba se agostó — nació de nuevo Desque mi esposo se partió —; Ay, mezquina, Que al mirarla tan verde y tan lozana Rásgame el corazon la pena mia!

PE-KIU-Y.

#### LA SOLEDAD.

Ya de condicion humilde,
Ya en noble y escelso rango,
Siempre que el umbral traspasan
Del propio hogar, los humanos,
Al punto son triste presa
De dolores y cuidados.
Solo aquel que ageno vive
De pensamientos estraños,
De la soledad aprecia
Los benéficos encantos.

Cáe la lluvia al sol naciente
Y se detiene ai ocaso
Sin conocimiento mio;
El verde y lujoso manto
De olorosa primavera
Visten los montes cercanos;
De la aurora matutina
Toman los tintes rosados,
Libres de sombras nocturnas
El cerro, el monte y el llano,
Y sin los dulces gorgéos
De los cantores alados,
No viera en el horizonte
Del sol los primeros rayos.

A veces, cabe algun bonzo (1)
Me siento, y con él departo,
O, mano á mano, camino
De un leñador en el campo;
Y no el afectado orgullo
De despreciar oro y rango
Me mueve: es un noble instinto
Que me arrastra, involuntario,
De los débiles y humildes
Al franco y sencillo trato.

OEY-ING-VOÉ.

#### PENSAMIENTO.

(En una noche tranquila.)

Brilla la luna ante mi humilde lecho
Con plácido fulgor;
Que es de la helada que cayó, sospecho,
Reflejo engañador:
Alcé la vista: — en el zenit brillante
La luna contemplé;
La incliné, y de la patria, hoy tan distante,
Con lágrimas pensé.

LI-TAI-PÉ.

#### ANUNCIANDO A YOUEN-PA,

QUE VA A SER SU VECINO.

Amigo de mi infancia Y de mi vida entera, A quien tan conocidas De mi alma son las sendas; Sabes que el sol no busco, Ni es dable que lo creas, Si al orto de la tuya Levanto mi vivienda. De hoy mas, cuando apacible Brille la luna llena, Pasar veremos, juntos, Las horas placenteras; De hoy mas, los mismos sauces Nos prevendrán la vuelta, A la vejez tan cara, De tibia primavera.

Antes, cuando salia A la menor ausencia,

(1) Sacerdote humilde.

Buscaba siempre, ansioso, Tu sociedad amena. ¿Cómo hoy no aprovechara El bien que me presenta El cielo, y á tu lado Pasar mi vida entera? Mientras el alma anime Esta mortal materia, Siempre verán mis ojos Tu amiga faz, risueña; Y cuando estemos ambos Bajo la dura tierra, Mis nietos y los tuyos, Si mi esperanza es cierta, Continuarán, piadosos, Nuestra amistad sincera.

PR-KIU-Y.

## EL DIA NOVENO DEL NOVENO MES.

(SUBIENDO A LAS CUMBRES.)

Sopla el viento arrebatado, Las nubes sublimes vuelan, Y el cuervo lanza su grito Cual lamentable querella.

De la transparente linfa En la argentada ribera, La leve arena rozando Mil aves revolotean;

Y en torno se oye el zumbido Que hacen, al venir á tierra, Al soplo frio de otoño Las hojas amarillentas.

Ante mí, del grande rio Susurran las olas crespas, Que vienen, llegan y pasan, Y pasan, y nunca merman.

¡No ver cerca ó á distancia Sino la campiña yerma, Y toda tierra que piso Ser para mí estraña tierra;

Por los años y los males Sentir minada mi fuerza, Y tener que subir, solo, A las cumbres altaneras! Las corporales fatigas Y del alma las tristezas, De prematuras escarchas Cubierto han mi cabellera.

Hoy... el viger me abandona — Fuerza es que aquí me detenga. — ¡Ah! — ¡Si del néctar dorado Solo una taza tuviera!

Thou-Fou (1).

# LA LLUVIA DE PRIMAVERA.

¡O llovizna benéfica, que sabes Cuanto el campo tu riego necesita, Y vienes en la tibia primavera Fuerza á añadir á la naciente vida! Escogiste la noche, y dulcemente Llegaste en alas de la fresca brisa, A dar vigor con tu humedad fecunda A la tierra de cierzos arrecida.

Anoche, en derredor de mi vivienda,
Mil negros nubarrones se cernian,
Y en el rio á lo lejos centelleaban
Las luces de los barcos, encendidas.
Esta mañana, espléndidos colores
Do quiera esmaltan la feraz campiña,
Y de líquido aljófar salpicadas
Las tiernas flores, lánguidas se inclinan.

THOU-FOU.

# EL ANCIANO DE CHAO-LING.

El triste anciano de Chao-ling (2) lloraba, Ahogando en el pecho las suspiros. Y al renacer la verde primavera, Oculto bajo túnica grosera, Del Kío por las márgenes vagaba Con lento paso, en caprichosos giros. ¡Ay! esclamaba en su mortal tristura, Cerradas hoy están las nobles puertas

Y las salas desiertas Del que refleja aún hoy tu linfa pura, Palacio de tan fúlgida hermosura (3)!

(1) Florecia por los años 760 de nuestra era.

(2) Chao-ling significa pequeña colina y era el nombre del lugar que habitaba Thou-fou.

(3) El palacio de Tchao-Tang, residencia imperial. El emperador Hiouan-Tsong se habia retirado á Hon-Kouang, abandonando su capital

¿ Para quién esos sauces hoy florecen Y las flexibles cañas se extremecen?

Un tiempo, en el jardin del mediodía
Tremolaba el pendon del soberano:
Cuanto primor naturaleza cría
Se via allí crecer verde y lozano.
Allí, aquella beldad, vivió, hechicera,
A quien amor del hombre mas preciado
Dió en su sexo el lugar mas señalado,
Haciéndola entre todas la primera:
La que el carro imperial siempre ocupaba
Cuando el sol estos campos alegraba (1).

Rigiendo sus blanquísimos corceles
Que tascaban, piafando, el freno de oro,
Y aunque armada del arco y de la aljaba,
Mas que de guerra, de hermosura coro,
Iba la escolta de doncellas fieles (2).
Caracoleando con gentil presteza,
Despedian del arco sibilante
Mil flechas de las nubes á la alteza;
Y aplaudian con gozo delirante

- á la rebelion victoriosa del Tártaro Ngan-lo-Chan.
- (i) La favorita Tai-Tsum, á quien cobardemente dejó estrangular por los rebeldes el emperador citado.
- (2) Los antiguos emperadores de China tenian en tiempo de paz y en sus escursiones de placer una guardia á caballo, compuesta de jóvenes adolescentes, escogidas entre las innumerables mugeres de sus palacios.

Si, víctima infeliz de su destreza, Alguna ave caia palpitante.

¿Dónde hoy está la fúlgida mirada, Dónde la fresca, angelical sonrisa De la que fué de nuestro dueño amada? Su alma en la sangre juvenil bañada Dejó el hermoso cuerpo en abandono. Quizá esas olas que la blanda brisa Suave empuja hácia el remoto oriente, Vieron al que la llora á par del trono; Pero en el monte, el llano y el torrente,

¿Quién nos dirá el camino Por dó le arrastra su fatal destino (1)?

Tan cruentos dolores
Hacen verter copioso, amargo llanto
A todo aquel que no nació insensible.
¡Ay!—¡Acabó por siempre el dulce encanto,
Marchitas estarán siempre las flores
Del vergel imperial tan apacible?
— Nubes de polvo que feroz levanta
La tártara, feroz caballería,
Cubren de noche la ciudad deslerta:
Y tal dolor mi corazon quebranta,
Que pensé caminar al mediodía
Y al norte dirigí la planta incierta.

THOU-FOU.

(i) Thou-Fou ignoraba el paradero del Emperador, su amigo, quien al dirigirse al país de Chou atravesó unos desfiladeros próximos al puente de Penkiao, sobre el rio Ocy.

#### NOTA.

Todas estas poesías están llenas de notas y aclaraciones, ya del traductor francés, ya de los críticos y comentadores chinos. Yo he elegido de preferencia aquellas que menos necesidad tenian de tales notas y aclaraciones, y solo he conservado las de la intitulada *El anciano de Chao-ling*, para dar tambien una muestra de ellas á los lectores.



# POESIAS RELIGIOSAS.

# EL NIÑO PERDIDO.

Al aire destrenzada
La blonda cabellera,
La túnica rasgada,
Y en llanto de dolor
Bañado el rostro puro
Que al sol envidia fuera,
Por tu recinto oscuro
Va una muger, Sion.

¿Qué crudo, amargo duelo Lamenta la acuitada? ¿Qué horrible desconsuelo Su pecho laceró? ¿Esposa, vese viuda, O es vírgen desposada Que con flereza cruda Su amante abandonó?

dO es huérfana que llora Con ayes de agonía La sombra protectora Del techo paternal, En medio al mar del mundo Mirándose sin guia, Al soplo tremebundo Del recio vendabal?

Viuda, al caro esposo, Lamenta desdichada; Amante, al cariñoso Objeto de su amor: Y en ayes reprimidos La madre desolada, Buscando entre gemidos Va al hijo que perdió.

Miriam, la virgen pura La madre enaltecida, La que en la eterna altura Casi es á Dios igual; De la divina alianza La prenda bendecida, La paz y la esperanza Del misero mortal:

Llorosa entonces, mustia, El alma entristecida, En tan terrible angustia Olvida su virtud... (1) ¿Qué mucho, si se ausenta El sol que le dá vida, Qué mucho si lamenta Perdido á su Jesus?...

Volviendo á su morada Desde Salem divina, De gentes circundada Que van á Nazareth; Al ver tras blanco velo La estrella vespertina Luciendo ya en el cielo, Cercano á anochecer;

La marcha fatigosa
En rústica posada
Detuvo cuidadosa;
Que el hijo de su amor
Con otros jovenzuelos,
Sus deudos, la jornada
Siguió, y con mil recelos
La tiembla al corazon.

José vendrá sin duda
Con ellos; del camino
La marcha larga y ruda
Tal vez los fatigó;
Mas ya en el patio ondèa
Su manto blanquecino
Y aún á la luz febéa
Jesus no apareció.

(1) Virtus — fortaleza, fuerza.

Y luego van llegando
Los otros uno á uno,
A todos preguntando
Miriam en su inquietud;
Mas nadie le responde,
Que no le vió ninguno....
— ¿ Porqué de mí se esconde
Mi gozo, mi saltid?

Ya las nocturnas nieblas
Invaden la llanura;
Se palpan las tinieblas
Del bosque en derredor:
Y el campo ilimitado,
Y la caverna oscura
Y el aire conturbado
Repiten su dolor.

Y ni peñasco rudo, Ni monte ni ladera, Ni precipicio mudo Quedó en aquel confin, Que en eco lamentable El ¡ay! no repitiera Que lanza inconsolable Miriam en su gemir.

Y al venidero dia, Apenas respirando, José con su María De nuevo entró en Sion; Y van de puerta en puerta Del niño preguntando, La débil planta, incierta, Con miedo el corazon.

Y en vano su recinto
Recorren, y es en vano
Que en medio al laberinto
Pregunten con afan:
Y redoblando el lloro,
Al templo soberano
En pós de su tesoro
Con esperanza van.

Con sencillez vestido
Como un vulgar esenio,
El rostro algo teñido
Del sol primaveral;
Y de sus garzos ojos
De mas que humano genio
Brotando en rayos rojos
Un límpido raudal:

Castaños los cabellos Que en ondas bipartidos De rizos cubren bellos La espaida mas gentil; De ancianos y doctores Que escuchan conmovidos Los tonos vibradores De aquella voz pueril:

Cercado, del gran templo
Só el pértico sagrado
Dó van á dar ejemplo
Los sabios de Israel;
Discurre un tierno niño,
Y el pueblo arrebatado
Esclama en su cariño:
«¿Es ángel ó un Daniel? »

«¡Jesus, el hijo mio! »
Clamó una voz sūave,
Rompiendo del gentío
Por el revuelto mar:
Voz límpida, argentina,
Y al propio tiempo grave,
En que el placer domina
Y aún se oye hondo pesar.

Y así como esplendente En cercos de oro y grana, Muestra su rubia frente La aurora matinal; Sobre la mar dormida Trayendo la mañana, De iuz llenando y vida Sus ondas de cristal.

Tal, jóven, cuanto hermosa, En lágrimas bañada, Se acerca presurosa Al niño una muger; Y en voz de gran ternura: «¿Porqué así abandonada, Tan hórrida amargura Me hiciste padecer? »

Y el niño en desabrida
Respuesta misteriosa:
«¿Porqué tan afligida,
Porqué me buscais vos?
No veis que cumplo, Madre,
Mi obligacion forzosa,
No veis que de mi padre
Me ocupo y de mi Dios?»

A réplica tan dura,
José y Miriam cal'aron,
Que la sentencia occura
No pueden comprender:
Mas luego juntamente
Los tres encaminaron
El paso alegremente
De vuelta á Nazareth.

Y alli pasaron dias
De gozos celestiales,
De inmensas alegrías
Y paz del corazon:
Y mientra el niño crece
En dias terrenales,
Ante su Dios acrece
En gracia y perfeccion.

## PREDICACION DEL EVANGELIO.

Sonó por fin la afortunada hora
En el reló del tiempo no cansado
Jamás.— Lució por fin la limpia aurora,
El momento anhelado,
Que habia en sus designios señalado
El Hacedor profundo
De eterna vida y libertad al mundo l

El hora en que el mentido paganismo Con sus groseros símbolos y altares Se hundiera para siempre en el abismo;

Y en que en tierras y mares Fundara indestructibles sus sillares, Del mismo Dios en nombre, Aquella religion, salud del hombre.

Ya por su propio peso quebrantados
Vacilan los imperios conmovidos;
Los prepotentes cetros respetados,
Los tronos carcomidos,
Caen en menudo polvo convertidos;
Y ya el antiguo culto
Es objeto de mofas y de insulto.

Los oráculos callan. Las sibilas
Abandonan sus antros sepulcrales,
Y no manchan sus bóvedas tranquilas
Conjuros infernales.
Sacerdotes, augures y vestales
No dan torcido ejemplo
Bajo los arcos del impuro templo.

Y agitacion oculta y misteriosa
Hierve en el corazon de los humanos;
Volcan que só la mole ponderosa
De montes soberanos,
De la tierra en los cóncavos arcanos
A su pesar sumido,
Anuncia su poder con su rugido.

Desplómanse á la vez cultos y leyes, Ruedan confusos pueblos y naciones, Sacerdotes y símbolos y reyes: — ¿Qué inspirados varones, Qué fuertes é impertérritas legiones, Vendrán del mundo muerto A repoblar el árido desierto?

De aquel peñasco, apenas conocido,
De Nazareth, brotó en raudal escaso
Un arroyo entre zarzas escondido;
Mas que ha de abrirse paso
En breve del Oriente hasta el Ocaso,
Al Norte y Mediodía,
Llevando la salud y la alegría.

Gota pequeña, cristalina y pura,
Apenas á la sed de un pajarillo
Bastante: — luz que trémula fulgura
De débil lucerillo;
¡Y en breve, mar de luz, á cuyo brillo
Esplenden en lo oscuro,
Lo pasado y presente y lo futuro!

Y aquella cruz, patíbulo afrentoso
Que presenció del hijo de María
El lento padecer y la agonía,
Fué el signo esplendoroso,
Lábaro de un imperio poderoso,
Al aire tremolado,
Dó el mundo se agrupo regenerado.

La eterna y triunfadora fé cristiana,
De eterna vida manantial fecundo
De donde todo bien copioso mana:
Del poder sin segundo
La buena nueva prometida al mundo;
Y aquella voz divina
Dijo al muerto: —«¡Levántate y camina!»

Y el cadáver se alzó: — galvanizada Se irguió la conmovida muchedumbre; Respiró la mujer emancipada: De abyecta servidumbre, Ya al hombre no oprimió la pesadumbre, Y ante su Dios iguales Se abrazaron felices los mortales!

Brilló el sol de Justicia, inmenso faro Suspendido en mitad del firmamento Al ciego luz, al desvalido amparo:

Y el magnate opulento,

Y el tirano en sus iras turbulento,

En su maldad temblaron

Y ante el poder eterno se humillaron!

# ENTRADA DE CRISTO EN JERUSALEN.

¿Qué júbilo inmenso resuena, Sion, en tu vasto confin? ¿ Qué gozo inefable enagena, Salem, tu recinto feliz? ¿Dó van tus resueltos varones Cantando triunfales canciones? ¿Porqué suena el laúd?

¿Qué triunfo electriza sus almas? ¿Acaso el Romano cayó? ¿Porqué se despojan las palmas Del manto que el cielo les dió? ¿Porqué tu llanura arenosa Reviste esa capa frondosa? ¿Cesó tu esclavitud?

En coro las tiernas doncellas,
Los niños en coro pueril,
Repiten en cántigas bellas
Pulsando del padre David
El arpa de voces tan puras:
«¡Hosanna en las alturas!»
«¡Bendito el enviado de Dios!»

Quién es el monarca temido Que llega á tus puertas, Salem? ¿Quién es ese rey tan querido? ¿De Dios el enviado, quién es? De inmensa legion circundado, En carro de triunfo adornado, Llega el conquistador?

Sion, tu monarca divino
No viene en un carro triunfal,
Ni acero feroz, damasquino
Empuña su mano rēal:
Ni en pompa homicida de guerra
Le anuncian por rey de la tierra
El fausto y el poder.

En manso animal cabalgando Se acerca del mundo el Señor, A diestra y siniestra lanzando Benignas miradas de amor. Por armas, la palma y la oliva, Por premio la fé siempre viva, ¡Eterno amor por ley!

Y en pós los invictos varones, Las madres que acata Israël, Y ancianos y tiernos garzones Confusos en raudo tropel; Y esposas y vírgenes puras: «¡Hosanna en las alturas, Esclaman, al sumo Señor!»

Y el santo, amoroso concento Que suena en el vasto confin, Llevado en las alas del viento Llegó cual la voz del clarin, Sion, á tus calles oscuras, «¡Hosanna en las alturas, Clamando, al supremo Señor! »

Y el eco del muro callado,
Y el agua que corre á su pié;
Del templo el recinto sagrado
Y el viento que gime al través:
Y el ruiseñor que en la enramada trina,
Y el aura embalsamada matutina,
En puro acento de perenne amor,
Clamando van por montes y llanuras:
«¡ Hosanna en las alturas
Al que viene en el nombre del Señor!»

# MARIA AL PIÉ DE LA CRUZ.

Allí la homicida turba
Como una sierpe gigante
Sobre sí misma furiosa
Se arremolina, y combate
Por contemplar del profeta
El suplicio miserable,
¿Y dó está Miriam entónces?
—;Pobre Madre!

Arrastrar vió al inocente
En medio á dos criminales:
Mira tres cruces tendidas
Sobre la tierra culpable,
Y hombres de rostros crüeles
Que abren los hoyos fatales;
— Mas dónde está el hijo suyo?
— ¡ Pobre Madre!

Al fin pareció; mas; cielo!
¡Qué vista tan lamentable!
¡Sin un harapo siquiera
Sobre sus desnudas carnes,
De cuyas hondas heridas
Brota á torrentes la sangre!
¡Él tan honesto y tan puro!
—; Pobre Madre!

Mas los feroces verdugos
Con ciega furia arrastrándole
De la cumbre maldecida
Al sitio mas culminante,
Espusieronle á la mofa
De aquella turba salvage.
¡Qué horrendo cuadro á la vista
De una Madre!

Tienden al Justo en seguida Sobre la cruz infamante, Lecho de honor que los hombres
De su amor en premio danle:
¡O ingratitud! ¡ó demencia!
¡O ceguedad lamentable!
¡Dónde está entonces María?
— ¡Pobre Madre!

A una cercana caverna
Magdalena y Juan amantes
La arrastran: — sordo murmullo
Tal cual la voz de los mares,
O de borrascas remotas
Al rebramar semejante,
Llega tremendo al oido
De la Madre!

De vez en cuando confusos
Elevábanse en los aires
Rechiflas y maldiciones,
Risotadas espantables
Y denuestos furibundos
De aquel pueblo de chacales....
¡Y la infelice los oye!
¡Pobre Madre!

Mas un silencio profundo
Reina por breves instantes:
¿ Acaso le compadecen?
O alguna nueva barbarie
De la feroz muchedumbre
Calma el furor anhelante?
— ¡ Piedad del tigre no esperes,
Pobre Madre!

Pronto el silencio rompiendo, Como de golpe que cae A un tiempo sobre maderas Y despedazadas carnes, Oyese un sordo ruido Allá en la cumbre distante; Y otro despues, y otro luego: —1 Pobre Madre!

Y al rumor siniestro, pálida Cual la azucena del valle, Tiembla Miriam convulsiva, Como si agudos clavasen En su pecho los sayones Sus damasquinos puñales. Y vive empero y escucha!

¡Jamás confesor alguno, Jamás valeroso mártir, En flero potro estendidos Sufrieron tormentos tales! ¡Y empero de sus dolores Aún vá el suplicio á aumentarse! ¡Flaca muger, infelice!
— ¡Pobre Madre!

Bien pronto el agudo roce
De maderas y cordages
Se percibe, y lentamente
Se alza la cruz en los aires;
¡Y en ella al Hijo del hombre
Cual vencedor estandarte
Contempla atónito el mundo!
— ¡ Pobre Madre!

Vuelto al remoto Occidente
El desgarrado semblante,
Promete á aquellas regiones
Que por tan largas edades
Aguardan la luz, fecundos
Sus generosos raudales
LY dó está entonces María?
— ¡Pobre Madre!

Entonce el réprobo pueblo
Alzó con voz formidable
Un prolongado rugido
De feroce triunfo. — « ¡Salve,
Le gritan, Rey poderoso!
Si eres hijo de Dios, ¡ baje
Tu poder desde esa altura
Dó ora yace! »

Y á su izquierda un foragido De otra negra cruz colgante, De su penosa agonía En los postrimeros ayes, Aún le maldice sañudo; Y él con palabras amantes Así esclama: «; Padre mio, Perdonadles! »

Mas el momentáneo asilo
Deja Miriam, y sin ayes
Ni lágrimas, ni sollozos,
Pocos á dolor tan grave;
Hácia el lugar del suplicio
Vá con planta vacilante,
Como el mármol blanca y fria
— ¡Pobre Madre!

Del ara del sacrificio
A pocos pasos distantes,
Los furibundos sayones
Tigres sedientos de sangre
La vestidura inconsútil
Por suerte entre sí reparten.
Y ella contempla el despojo....
—; Pobre Madre!

Los turbios ojos desvía Del horror insoportable, Hácia el cielo, y la mirada Del Dios moribundo, cae Desgarrando una por una Sus entrañas maternales: ¡ Por fin llegada es la hora! — ¡ Pobre Madre!

En los anales del mundo
El hora mas memorable.
Vencida en ella es la muerte,
Vencidos los infernales
Espíritus, y aún la suma
Justicia, ; aquel satisface
Sumo holocausto, inaudito,
De tal sangre!

En tanto, en medio del dia Sanguinolentos celages Velan el sol : sobre el mundo Caen las tinieblas palpables : Las águilas roncos gritos Lanzan de horror en los aires, Y ahullan sobre la tierra Los chacales.

Y del calvario maldito
El lóbrego païsage,
De negro mármol parece
Un catafalco gigante.
Reina el silencio del miedo
En las turbas criminales,
Y de horror tiemblan unidos
Tierra y mares.

En tanto no olvida el Justo
Los que á su amor son leales:
Y vuelto á Juan y María
Con voz de amor inefable:
« Ve en él al hijo que pierdes »
Dice á Miriam, y al amante
Discípulo: « ¡ Mira en ella
A tu Madre! »

Y luego á mirar cumplidos
Los proféticos anales
De las Santas Escrituras,
« Sed tengo » esclamó: — ¡ En vinagre
Bañada una grande esponja,
Dieron el crudo brebage
Al que es manantial de vida
Los infames!

Y gustado ya el veneno, Con amoroso semblante Clamó: «¡Todo está cumplido!» Y lanzando un grito grande, Inclinó la sacra frente Y espiró: — Trémulos ayes Pueblan el aire confusos....

— : Pobre Madre!

## LA ASCENSION.

Las últimas miradas
Fijos aún en los que atrás se deja,
Las manos levantadas,
Bendice y aconseja
La amada multitud de que se aleja.

Y en blando movimiento Como se vá en los aires elevando, Suavísimo concento Del cielo fué bajando, Montañas y llanuras alegrando.

Sobre intranquilas nubces
Se ciernen por millares de millares
Los fúlgidos querubes,
Y las tierras y mares
Atónitas escuchan sus cantares.

Cesa el sordo mugido
Del mar: callan los vientos bramadores,
Y el céfiro dormido
Se oculta entre las flores
Fijas sobre sus tallos cimbradores.

Y hombre ni bruto ni ave
Hubo alguno que osado interrumpiera
Aquel silencio grave:
Y hasta en la azul esfera
Detuvieron los astros su carrera.

Que en calma religiosa
La creacion asiste conmovida
A la ascensión gloriosa;
Y un instante la vida
Quedó en el universo interrumpida.

En tanto que en la cumbre Sigue del Redentor el blando vuelo La santa muchedumbre, Con amoroso anhelo, Que van con él su paz y su consucio.

Y aún á sus ojos brilla
El süave fulgor de su semblante,
Cuando una nubecilla
Se puso por delante
Entre ellos y el divino caminante.

¡O venturosa nube, Trono en el cual á su feliz morada El Rey del cielo sube!
¡O tierra malhadada,
De tan sumo tesoro despojada!

¿ Qué habrá en el triste suelo De hoy mas sino tinieblas y amargura É interminable duelo, Si pierde ¡ ó desventura! Al que es de todo bien la fuente pura?

LA dó volver los ojos

De amarguisimo llanto escandecidos,

Que no enquentren enojos,

Si están oscurecidos,

De la luz celestial desposeidos?

¿ Cómo gozar amores

De aquel inmenso amor abandonados;

Ni cómo los furores

Burlar de crudos hados

De tinieblas y sustos circundados?

Mas no; que el Sér divino
 En prenda nos dejó de eterna alianza
 Un faro diamantino
 Que alumbra en lontananza
 La límpida region de la esperanza ?

La Fé, imperecedera,
Claro destello de la eterna lumbre,
Que en la mortal carrera,
De nuestra servidumbre
Aminora la horrible pesadumbre.

Puerto de grata calma
En medio á las borrascas de la vida;
Suma virtud del alma
Jamás enflaquecida
Aún del báratro mismo combatida.

Hija, en fin, predilecta,

Del supremo Señor de lo creado;

Tan pura y tan perfecta,

Que el arcángel malvado

Aún la guarda en el reino del pecado!

# LA FÉ CRISTIANA.

CANTO ÉPICO.

«¡Haya luz! » dijo Dios. — Aún turba el Con terrible rumor su voz divina, [viento Y ya luce en el vasto firmamento La primera alborada matutina: Mil mundos con pausado movimiento Marchan á dó su amor los encamina, Y en un instante el universo adulto Rinde al Sumo Hacedor devoto culto.

De árido pedregal manan las fuentes
Y á confundirse van al manso rio,
Y el rio con sus diáfanas corrientes
Se arroja en medio al piélago bravio:
Surgen los montes, brotan los torrentes,
Y á la voz del supremo poderío,
De seres mil, millares de millares
Van á poblar el viento y tierra y mares.

¡Hay un Dios! — Le tributan homenage La encina secular en el altura, El zumbador insecto entre el follage, El cristalino arroyo que murmura; En su tierno, dulcísimo lenguage, Le canta el ruiseñor en la espesura, En su gruta el leon con su rugido, Con su arrullo la tórtola en su nido.

Hay un Dios! tierra y mar y fuego y viento Cantando van á un tiempo en su alabanza: Revela su hermosura el firmamento, La tempestad su túrbida pujanza; Su infinito saber el pensamiento, Su bondad infinita la esperanza, El almo sol su brillo soberano, Su vasta inmensidad el Occeáno!

Solo el hombre infeliz erró el camino, Ceguera incomprensible y lastimosa! El mas perfecto sér que al mundo vino, De Dios la criatura mas preciosa; El Soberano del Eden divino, Aquel á quien su mano generosa Dió un fulgente destello de su ciencia Ese solo dudó de su existencia!

Dudó; — fué mas allá; — negó el menguado Que hubiera un Dios, en su febril locura! ¡Negó al Señor, el Rey de lo creado; Renegó del Criador la criatura! Él, miserable siervo del pecado, Ardiendo en saña y en soberbia impura, ¡No hay mas Dios, esclamó en su desatino, Ni mas ley, ni mas freno que el destino!

¡El destino! — Dios ciego que un demente A su antojo formó, como él pequeño; Monstruosa creacion de insana mente, Mentida sombra que abortó un ensueño: Al bien como á los males impotente, Mirando sin favor ni torvo ceño Al vicio y la virtud, y así al verdugo Como al que espira só el infame yugo. O bien, astro fatal cuya carrera Es dó tiene la muerte su dominio; Divinidad terrifica que impera Sobre campos de sangre y esterminio; Monstruo devorador, cuya hambre flera No saciada en el lúgubre triclinio, Le impele á devastar con ciego encono, Y asienta entre cadáveres su trono.

Si á todo pone fin la cruda muerte, ¿A qué el renombre que el mortal ansía? Si todo ha de parar en polvo inerte, ¿A qué tanto anhelar, tanta agonía? ¿Para qué la virtud del varon fuerte? ¿Para qué la inspirada poesía? El númen de los cantos inmortales, ¿Qué busea en tan desiertos arenales?

Abandonó las salas diamantinas,
Para cernerse acá con triste lloro
Sobre desolacion, luto y ruïnas?
Y el eterno laúd de cuerdas de oro,
Las armonías del Eden divinas,
2 Qué entonces fueran, sino duelo y llanto
Digno cantar en infortunio tanto?

El himno funeral que el cisne entona Al cerrar á la luz sus tristes ojos;
De fúnebre ciprés mustia corona
Que anuncia de la muerte los despojos;
Viento que gime en solitaria zona
Entre zarzas estériles y abrojos,
¡Sin hallar una planta, un eco amigo
Que repita su voz y le dé abrigo!

¿ Qué es el hombre lanzado en esta tierra, Sin la luz de la antorcha soberana, Sin el raudal de júbilo que encierra La fuente pura de la Fé cristiana? Muévenle sus pasiones cruda guerra, Y si la débil fortaleza humana Opone solo á su tremendo embate, ¿ Cómo vencer en el mortal combate?

Cual la flor que en fructifero terreno
Con la savia del sol vivificante,
Gala y orgullo del pensil ameno,
Crece olorosa y bella y rozagante;
Trasplantada despues á suelo ageno
Pierde su esplendidez, su olor fragante,
Y á darle nueva vida, estraño fuego
Nunca es bastante, ni amoroso riego:

Así el débil mortal á la flaqueza Del propio corazon abandonado, Camina de este mundo en la aspereza De negras sombras y de horror cercado; Víctima del temor y la tristeza, Con la ominosa carga del pecado Pesando siempre en los cansados hombros, Se arrastra entre zarzales y entre escombros.

Que es su fe vacilante, su amor frio, Su caridad mezquina y limitada, Su pensamiento el caos ó el vacío, Tinieblas el fugor de su mirada: Su ardimiento temor, flaqueza el brio, Miseria su ambicion, su ciencia nada! ¡Júzgase un Dios en su delirio insano, Y ante el trono de Dios es un gusano!

Todo lo que su escasa inteligencia Créa, pasa veloz. — De cien naciones, ¿ Dónde ahora la fama y prepotencia? ¿ Qué fué de los temidos faraones? ¿ Qué del griego poder, la clara ciencia? Imperios y ciudades, religiones, Y leyes y costumbres ¿ dónde fueron? ¡ Ay! — ¡ en polvo fugaz se convirtieron!

Del Eufrates undoso en la ribera, Acaso busca el docto peregrino Donde fué la Metrópoli altanera Del vasto imperio del famoso Nino: Restos, cenizas fúnebres dó quiera Embarazan el lóbrego camino, Y el eco de su voz solo retumba Só el techo de la inmensa catacumba!

Todo era miedo y llanto y desventura
En las tinieblas de la noche humana —
El mundo era una vasta sepultura
Dó reinaba la muerte soberana;
Cuando tú, sumo Dios, tú fuente pura
Dó la eterna verdad copiosa mana,
Del Sinai celestial bajaste al suelo
A darnos en tu ley vida y consuelo.

Lucha en vano el error. — Hombres oscuros Se lanzan á la lid con faz serena: «¡Morir para vencer!» gritan seguros, Y en sangre bañan la ominosa arena: Ya tiemblan los satélites impuros Al ver el entusiasmo que enagena A las sagradas víctimas, y el fiero Dejan caér, ensangrentado acero.

Y no solo los fuertes campeones Arrostran el poder de los tiranos; Las vírgenes de tiernos corazones, Las esposas, los débiles ancianos, Inerincs al furor de los sayones Se entregan, y á los tigres africanos, Y la madre, tal vez, en santa ofrenda Presenta de su amor la única prenda! Brotó la luz: — Llegó á su complemento
La humanidad maldita y degradada;
La tierra, el mar, los ámbitos del viento
Repitieron la nueva deseada:
Y del báratro al fondo turbulento
La falange de espíritus malvada,
Huyendo se lanzó del númen fuerte,
¡ Unico triunfador contra la muerte!

¡ Bella, inmortal, benéfica, divina, Omnipotente fé, siempre triunfante! Del alma fortaleza diamantina Que miedo infunde al infernal gigante; Fuente de amor serena y cristalina Que ofrece grata sombra al caminante Y con sus puras ondas le convida En medio del desierto de la vida:

Faro amigo que surge en lo lejano Al náufrago infeliz en noche oscura, Cuando rugiendo airado el occeáno Y llena el alma de mortal pavura, En vano esfuerza la cansada mano A luchar con su indómita bravura, Y al ver la luz en la ribera ansiada Cobra vigor y con aliento nada.

Sublime fé, del hombre compañera,
A sus trémulos pasos docto guia,
Unica luz de claridad sincera,
Unica inspiracion que no estravía;
Unico amigo cuya voz severa
Nos consuela y ampara en la agonía,
Mostrándonos risueño en lontananza
El puerto que soñó nuestra esperanza!

¡ Salve, pura centella desprendida
Del foco inmenso de la eterna lumbre!
¡ Salve, perenne manantial de vida
Que brotaste del Gólgota en la cumbre!
Tú eres el igneo rayo que intimida,
El iris de la paz y mansedumbre;
De todo bien generador fecundo,
Ciencia, virtud, poder, alma del mundo!

## LA CARIDAD.

De la Fé y de la Esperanza Encarnacion misteriosa, Virtud la mas poderosa
Que dió al humano el Señor;
Santo, indisoluble lazo
De inenarrable dulzura,
Que á la flaca criatura
Une al Supremo Hacedor:

Complemento inevitable
De la trinidad divina
Que en este mundo ilumina
Nuestra carrera mortal:
Fuerza del alma, invencible,
Luz que abrasa y no consume,
Blanda flor que en sí resume
Todo el Eden celestial:

Revelacion clara y pura
Del Sér divino en la tierra;
Suma virtud que en sí encierra
Consuelo al mayor dolor:
Como el Criador, infinita,
Como la Fé, incontrastable,
Cual la Esperanza, inefable,
Amor del eterno amor!

Sin tu influjo soberano
¿Qué fuera al hombre este mundo?
— Campo estéril, infecundo,
Sin frutos de bendicion.
Sin otra fé que el instinto,
Sin otro amor que el desco,
Fuera su vida un mareo
De oprobio y de confusion.

Pero tu fuego divino
Depura nuestra flaqueza,
Y levanta á tanta alteza
La misera humanidad;
Que á los ángeles la igualas
Y aún sobre ellos la sublimas,
Acercándola en tus alas
A la suma Potestad!

Que eres alto complemento De la trinidad divina, Que en este mundo ilumina Nuestra carrera mortal: Encarnacion misteriosa De la Fé y de la Esperanza Que alumbran en lontananza Nuestra patria celestial.

1854.

# INDICE.

| DELIRIUM,                                   | POEMAS                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LEVENDA FANTASTICA.                         | ESCRITOS EN COLABORACION DE DON JOSÉ<br>ZORRILLA. |
| Al público.       1         Prólogo       2 | Advertencia                                       |
| Introduccion                                | PERTAPOLIS,                                       |
| Parte primera                               | Poema biblico                                     |
| Parte tercera 46                            | Maria,                                            |
|                                             | CORONA POÉTICA DE LA VÍRGEN<br>POEMA RELIGIOSO.   |
| LA SEGUNDA VIDA,                            | Prólogo                                           |
| EPISODIOS DEL SIGLO XIX.                    | Introduccion, 209 Parte primera                   |
| Prólogo en prosa                            | Parte segunda                                     |
| Prólogo en verso 56                         | Parte tercera                                     |
| Introduccion                                | Detrogot . Gottom Parsian an amount               |
| Parte primera                               | UN QUENTO DE AMORES 285                           |
| Parte segunda                               | 1                                                 |
| -                                           | LA CAVERNA DEL DIABLO,                            |
| EL PROSCRIPTO,                              | Leyenda fantástica del siglo XVII 321             |
| EPISODIOS DE LA TRAGICOMEDIA DEL SIGLO AIX. |                                                   |
| A                                           | TISAFERNA,<br>Monólogo.                           |
| Introduccion                                | 8                                                 |
| Prólogo                                     |                                                   |
| Parte primera                               | 2 dieo pressione                                  |
| Parte segunda                               | I with population                                 |
| Parte tercera                               |                                                   |
| Epílogo                                     |                                                   |
| <del></del>                                 | Advertencia                                       |

| Pensamientos                           | 365        |                                               |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                        |            | Asturias                                      | 430        |
| DOESIAS I IDICAS                       |            | dinaceli                                      | 431        |
| POESIAS LIRICAS.                       |            | En el album de la Duquesa de Feria.           | id         |
| Sobre una calavera, (meditacion)       | 391        | A En un album                                 | 432        |
| El Envidioso                           | 392        | En la coronacion de Quintana                  | 432        |
| En la muerte de M. U                   | id.        | La Providencia en la historia                 | id         |
| América                                | 393        | En un album                                   | 433        |
| A mis amigas de Carácas                | 394        | Epitafio                                      | id         |
| A A                                    | 395<br>396 | La Vuelta del Desterrado En un album          | id<br>id   |
| Epístola                               | 398        | El 18 de febrero de 1852                      | id         |
| A E. A. de R                           | id.        | En el album de dos niñas                      | 434        |
| En la muerte de Y. U                   | 299        | Arranque de mal humor                         | id         |
| A D. C                                 | 400        | Fin del cuadro final de un drama              | id.        |
| <b>A</b> E. Ř                          | id.        | A (carta)                                     | 435        |
| Las dos Hermanas                       | 401        | Cancion                                       | 436        |
| A la C. del M                          | 402        | A Italia (estraviada)                         | id.        |
| A mis amigas de Carácas                | id.        | A unos ojos (madrigal).                       | 437        |
| A D. H. (niña)                         | 403        | Improvisacion.                                | 438        |
| La Muerte                              | 404        | Odas á Italia. — A los Italianos              | id,        |
| A Roma                                 | id.        | — A Italia!                                   | 440        |
| La última ilusion                      | 406 id.    | — A Pio IX                                    | 441        |
| A un niño                              | id.        | La Pobre Madre (balada)                       | 443        |
| Paráfrasis de Jeremias                 | 407        | El Sol poniente (meditacion)                  | 444        |
| San Pablo en Filippos                  | 409        | Contra la esclavitud                          | 446        |
| Cervantes                              | 411        | Los Brutos                                    | id         |
| Venecia. — Hungria                     | 412        | A la Fortuna                                  | id         |
| A Carolina Coronado                    | 413        | A Roma                                        | 447        |
| A una Niña                             | 414        | En la noche del 31 de diciembre de            |            |
| A M                                    | id.        | 1855                                          | 448        |
| A M (romance morisco)                  | 415        | Ob ich dich liebe                             | id.        |
| <b>A</b> M (cancion)                   | id.        | La Muerte                                     | 448        |
| En el album de T. L                    | 416        | ¡Tú eres, mi bien, la esperanza!              | id.        |
| A Luisa, Blanca y Leonor               | id.        | Elegía                                        | 450        |
| A la Ciega de Manzanares               | id.        | A la Luna                                     | 451        |
| A M (cancion)                          | 417 id.    | Meditacion                                    | 452<br>453 |
| Scherzo                                | 418        | A Adelaida del Mármol                         | 454        |
| A una rosa                             | 419        | En un album.                                  | 455        |
| Soneto                                 | id.        | En un album (escritos en la Habana).          | id.        |
| Serenata                               | 420        | Contra las miserias de la época               | 457        |
| Adios                                  | 421        | <b>A</b>                                      | 458        |
| Amistad                                | id.        | A mi sobrino Heriberto                        | id.        |
| El Esclavo                             | 422        | A una concha                                  | 459        |
| El Desterrado                          | 423        | A una niña                                    | id.        |
| A María Teresa Stopford                | 424        | Meditacion                                    | 460        |
| En un album                            | 425        | A los piés de S                               | 461        |
| A Emilia                               | id.        | La batalla de Lepanto (canto épico)           | id.        |
| La Maga                                | 426        | A Roma.                                       | 463        |
| A un amigo perdido                     | id.        | En el dia 2 de febrero de 1852                | 464        |
| El Huracan de la Habana                | 427        | En el entierro del General Castaños,          | د ب        |
| El 2 de Febrero de 1852<br>En un album | 428 id.    | Duque de Bailen                               | id.        |
| A Ronconi.                             | 1429       | Versos escritos en los baños de Ces-<br>tona. | 465        |
| Madrigal                               | id.        | A una Mariposa                                | id         |
|                                        |            |                                               | ~ ~~       |

| El 5 de mayo                                                                                                                                                                                                                                 | 66<br>id.                                                                        | Paráfrasis de algunas estrofas del<br>Childe Harold relativas á España<br>El Sueño del grumete (balada)                                                                                                                                                                                 | 48<br>48                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A Eugenia de Guzman, Emperatriz de                                                                                                                                                                                                           | 168 L                                                                            | POESIAS CHIMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| A un amigo.  En la muerte de una niña.  Soneto á Italia.  Madrigal italiano.  La mitad de la vida (á M).  Tuyo es mi corazon, dulce amor mio!  A Cristóbal Colon (canto épico).  En un álbum.  A  Seguidillas.  A Carácas.  Tisaferna (á M). | id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>474<br>id.<br>475<br>id. | Advertencia.  Un dia de primavera.  El grito de los cuervos.  A la vista del vino.  Al partir para las fronteras.  Adioses á la primavera.  La Yerba.  La Soledad.  Pensamiento.  Anunciando á Youen-Pa que va á ser su vecino.  El dia noveno del noveno mes.  La Lluvia de primavera. | 48 id 48 id id id. 48 id. 48 id. 48 id. 48 id. 48 id. |
| La Muger                                                                                                                                                                                                                                     | 178                                                                              | El anciano de Chao-Ling                                                                                                                                                                                                                                                                 | id.                                                   |
| Elegía                                                                                                                                                                                                                                       | id.<br>179<br>180                                                                | POESIAS RELIGIOSAS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | - · ·                                                 |
| En la muerte del Esmo. Sr. Don Fran-                                                                                                                                                                                                         | id.                                                                              | El Niño perdido                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 481                                                                              | Entrada de Cristo en Jerusalen                                                                                                                                                                                                                                                          | id.                                                   |
| A Natalia                                                                                                                                                                                                                                    | id.                                                                              | María al pié de la Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 482                                                                              | La Ascension                                                                                                                                                                                                                                                                            | 498                                                   |
| Paráfrasis de algunas estrofas del Childe Harold. — Al mar                                                                                                                                                                                   | 483                                                                              | La Fé Cristiana (canto épico) La Caridad.                                                                                                                                                                                                                                               | 499<br>501                                            |

FIN DEL INDICE DEL TOMO PRIMERO.

AS.752 Garcia de Par sole. BAUDRY, I DRAMA 12, CALLE BONAPARTI

PARIS. - BY LA INPUSE

|   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   | • |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
| • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |

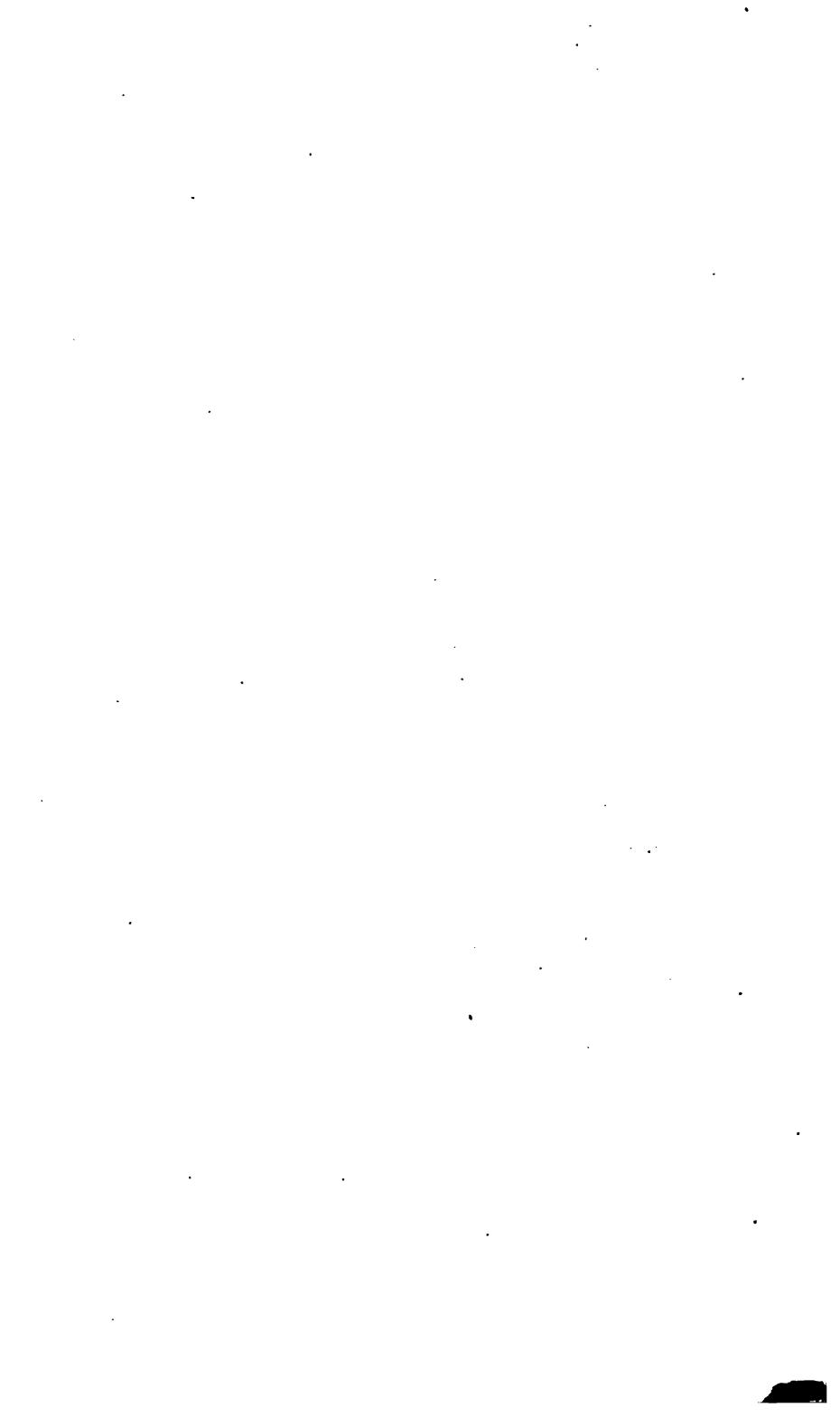

```
Hermosa Edicion en 8vo, con retratos. Vau publicados 58 tomos. 880 fr.
                                                                                                                                                                                                                         1842, 5 volumes contenus en 1 gres vol tu-a à (
               DCAN Vida y hechos de Guaman de Alfarache.
       UNTES PARA UNA BIBLIOTECA DE
SCRITORES ESPANOLES CONTEM-
                                                                                                                                                                                                                         DE MEJICO Ed con a amentada notas p.c. D. J. de la Revilla a la ballanta e la
                                                                                                                                                                                                                                                          HISTORIA DE LA COMQUE
                                                                                                                                                                                                                  SOLIS
       ORANEOS en prosa y en verso con nonciala ogran e a per D E de Ochos 1641, 2 gras vol 8 c. 1001 poues, portrait 22 fr. Anteres modernos CARGORTA COMPENDIO DE LA ISTORIA DE ESPANA, desde el tempo
                                                                                                                                                                                                                DE GRAVADA — SENTENA — LEIS DE LEON — Val

Vol III DIEGO DE ESTELLA — LEIS DE LEON — Val

DE CHAIDE — J E LAGMERA PORTIALE EN

TUALES 1817, 1 gros vol 10 8, portinu

ESORO DE MOVELISTAS ESPAI

LES at liquos y modernos hecho hajo a furant
y con una introducción y Note las de Jon hagen
uchos París, 1817, 3 a in-a aveca port de le

cochos París, 1817, 3 a in-a aveca port de le
                                                                                                                                                                                                                          ESORO DE PROSADORES ESPAN
LES (siglo xer basea titles les siglo xxen el
que se contiene lo macarlei to de l'estre interna-
       ope de Vega Catderon de la Barca, Tirso de Motina.
Loreto, Rejas Marcon, La Box, Solis, Camizares,
Dintana sacadas del Tesoro del Tegiro español,
                                                                                                                                                                                                                    TESORO
                        E HISTORIA
                                                                                                                                                                                                                            cogid o for 15 W de 11 . on a litera and the
                                                                                                       DE
       MDE HISTORIA DE LA DOMINA-
         en la de varios manuscri os y incinor as arábigas
eris o gras vol in-8, ave grav to fr
PRONCEDA DON JOSÉ DE VOBRAS
                                                                                                                                                                                                                    TESORO DE LOS ROMANCEROS Y CA
CIONEROS ESPANOLES historicos.
                                                                                                                                                                                                                            balleresens not sens y offer por D. E. de Od
       POETICAS, ordenadas y anotadas por J
fortzenhosch (Bal, 1 vo. in 8, portra t
                                                                                                                                                                                                                    TESORO DEL PARMASO ESPANOL
       lartzenhusch -
                                                                                                                                                                                                                    Mena basia pues road as, recusidas por tena las M. J. Camiana, 1818, 4 comos en un volumen rodos rominas on el retrato de fluor tara la TESORO DE LOS POEMAS ESPANOL EPICOS, BAGRADOS Y BURLESO
      GARO BON MARIANO DE LARRAS.

OBRAS COMPLETAS, con su vala por f

organistis des nos es 2 gros y in la aver por la fr
                  THE THE AMENDMENT PROST IN A MER POR AN IN THE TOTAL OF T
CIVILES DE GRANADA, 1641, 1 v 10-8
                                                                                                                                                                                                                    que contiene integra la Arancana de D. Alante Ercilla de colección titutada la Masa epira de M. J. Quintana, por D. E. de Orboa Paria, tá i vol 10 à à desa robanes avec portract. TESORO DEL TEATRO ESPANOL, establica de la colección de la 
                                                                                                        OBRAS
                                                                                                                                                             ESCOGI-
     ARTZENEUSCH
     DAS constitute and retrain, 1876, 1 group to a 10 fr
AFTIENTE ALCANTARA HISTORIA
     DE GRANADA comprendende las de sus
cuatro, entre cas. Almeria, Jaen, teranada y Ma-
laga Paris, es 2, eta aos en 2 y in-es port. (Sie
E SACE, GIL BLAS DE SANTILLAMA,
                                                                                                                                                                                                                            su origen, año de 1558 l'Losta nues son dias
                                                                                                                                                                                                                             glado y dividi fu en cantro partes por dun bug
de Ochoa a vol en a un dos columnas que contr
                                                                                                                                                                                                                            el valor de 25 tomos regulares con 6 retracas 18 Parte. Origenes del Tentro español por talin, con una colercion de prezza desmanante enteriores a Lope de Vego obra recrentam publicada por la Academia de la Historia 18
       SAGE EL BACHILLER DE SALA-
MANCA, EL OBSERVADOR NOCTUR-
RO, E. Diano (o) elo de Guevara, y otras
novolas por varios autores, 1347, 1 gros vol in 1,
                                                                                                                                                                                                                      en-s en dos columnas, portrait el 2a Parte Lope de Vega I vo en 8, portrait 13a Parte Calderon I vol en 2, portrait 14 Parte Teorio escogido, desde Calderon Manustros des 2 1 et 8 through 15 TORENO EL COMDE DE HISTON DEL LEVANTAMIENTO GUERRA REVOLUCION DE ESPAÑA d-rde 1
        ARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR.
         BAS, 1247, t vol 12-8 Confient singl nouveiles.,
         artinez de la rosa. Obras com-
        PLETAS, 1845, 5 vol. in 8, portrait 65 fr
fol a Obras porticas completas. Portica española
                                                                                                                                                                                                                       Pasta sis en avol so supor co
ZORNILLA : DON JOSÉ
               Apendiges historicos sobre la poes a didáctica,
                                                                                                                                                                                                                            Tragedia y la comed a española, i vol in-8. 10 fr

Vol. II — Obras dramaticas completas, i vol in fr

Vol i I — Hernan Perez del Pulgar. — Doña Isabel
de Solis novelas historicas, i vol in-8, 9 fr

vend tépurem Doña Isabe, de Solis, i v. 11-8 a fr

Vol IV y V — Espiritu del Siglo, 2 vol. in 8 18 fr

OMATIM COMEDIAS, con el Protogo y las

OMATIM CAMEDIAS.
                                                                                                                                                                                                                                                            repros puntagratas.
                                                                                                                                                                                                                       CONSTANCIO Grammaire pottugaise, & l'a
                                                                                                                                                                                                                       OS LUSIADAS DE 1115 DE CAMOES
                              retrato.
       PROSA Y VERSO SELECTAS, DW PROSA Y VERSO SELECTAS, foro-gidas y or tenadas por D E de Ochos, 1 gros ya
                                                                                                                                                                                                                               ção, augmentada com o vida deste poesa minotas, por Juso da honseca. Paris 1811 1
                                                                                                                                                                                                                               val in-8 pap ver, tres-belle edition usnee de trait de tamoens, etc.
      UINTANA VIDAS DE ESPANOLES
CELEBRES 1 tomes en un graço do 10 1/2
IMAS DE DITAS DE DINIGO LOPEZ
DE MENDOZA DE FERNAM PEREZ
                                                                                                                                                                                                                        obras completas de Camoens.
                                                                                                                                                                                                                                  Marie (84) 20 18 portiar
                                                                                                                                                                                                                        PARNASO LUSITANO
                                                                                                                                                                                                                       PROSAS SELECTAS, on his nite districts districts of the present of
           DE GOZMAN ; atros poesas del siglo av es
            NUMER COLECTION DE POESIAS
```

U •



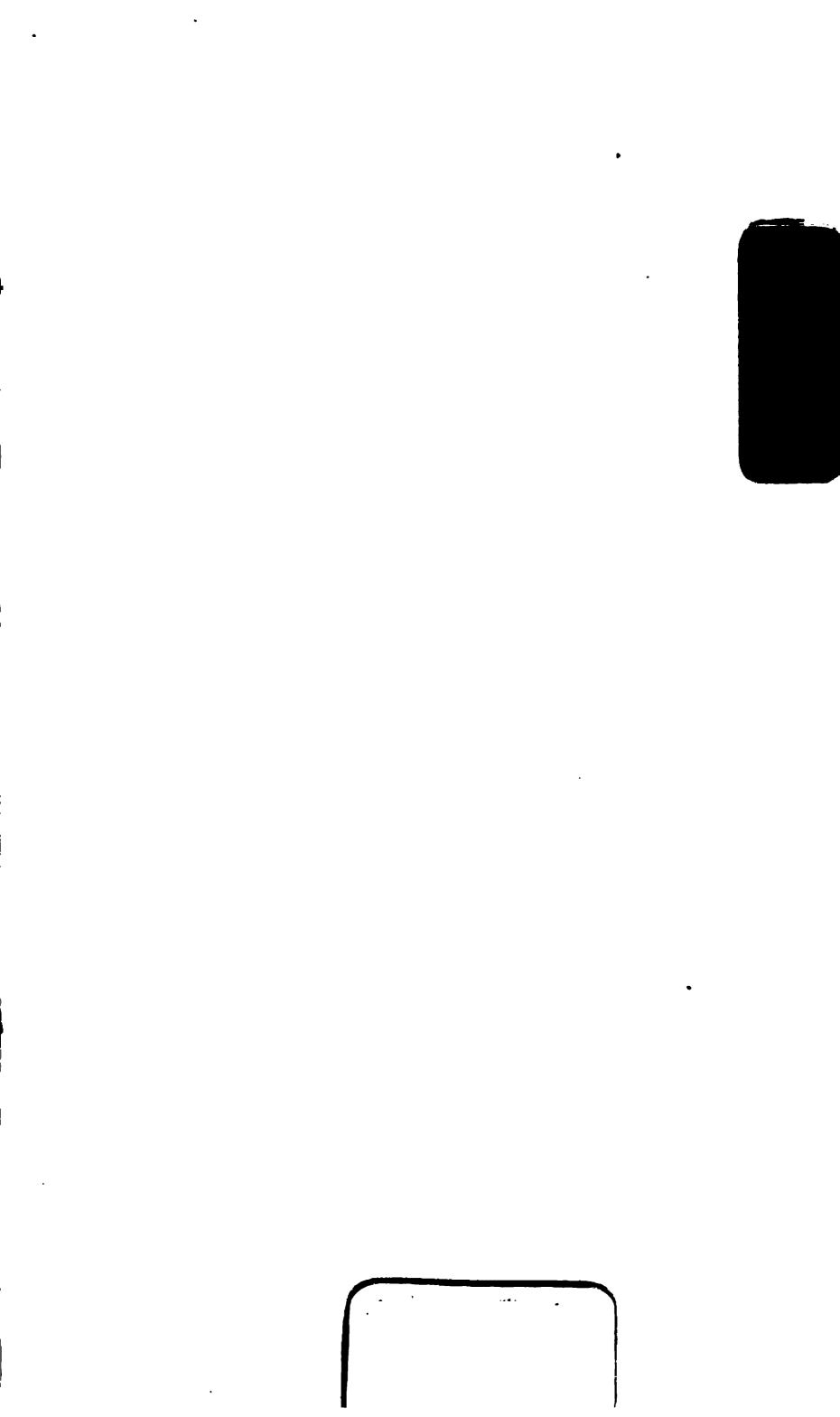

